

# PAGE NOT AVAILABLE

### GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

### **GUERRA**

DB

## LA INDEPENDENCIA

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA DE 1808 Á 1814

POR BL GENERAL

### D. JOSÉ GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO

Individuo de número de la Real desdemia de la Historia

CON UN PRÓLOGO

ESCRITO POR EL EXCELENTÍSIMO BEÑOR TENIENTE GENERAL

D. BDDARDO FERNÁNDEZ SAN ROMÁN

X OMOT

MADRID

Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra

1896

En 14511

Summer, funct.

Esta obra es propiedad del autor, quien perseguirá ante la ley al que la reimprima.

### CAPÍTULO PRIMERO

#### FERNANDO VII Y LOS AFRANCESADOS

Fernando VII.—Su destino á Valençay.—Su llegada.—La vida en Valançay.—Napoleón y Talleyrand.—Proyectos de evasión.—El de Matibrán.—El del Marqués de Ayerbe.—El de Kolli.—La Reina de Etroria.—Venganzas de Napoleón.—Consideraciones.—Los afrancesados.—Sus razonamientos.—Testimonio de la Gaceta de Madrid.—Cómo se afrancesaba á las gentes.—Las Justicias.—El Clero.—La Grandeza.—Tropas españolas del Intruso.—Resumen.

Uno de los asuntos más enojosos y más difíciles de Fernando VII tratar en la presente historia es el que se refiere á la conducta de Fernando VII durante el tiempo de su cautividad y, en contraposición, la de los Afrancesados, sus mayores enemigos. Las pasiones políticas han hecho presa en las cualidades personales de aquel monarca, según las reveló en los tan diversos períodos de su existencia y principalmente de su reinado; y vivos aún los resentimientos por las varias fases que éste ofreció y en que tantos intereses se pusieron en juego, no es fácil presentar un juicio que á todas parezca imparcial y justo.

Hemos de empezar, por lo mismo, manifestando en abono de las opiniones y fallos que vamos á emitir, que, nacidos y educados en ambientes sinceramente liberales, depurados en el crisol de la adversidad, no, por eso, rebosando en las iras que el infortunio suele á veces provocar, sólo ha de inspirarnos esos fallos la se-

vera y digna obediencia á los preceptos que dictan el estudio y el ejercicio de la Historia. Habrá quien no lo crea así, hallándonos débiles ó extraviados en nuestra manera de examinar y juzgar los procederes y el gobierno de aquel hombre, enigma histórico todavía, no fácil de penetrar por las generaciones próximas á la suya, toda ella influida por el espectáculo de tantos contrastes como ofreció el huracán político en que vivia; pero ni ese temor ni esos escrupulos nos han de detener en el propósito firme, en la resolución de decir á nuestros lectoros la verdad, tal cual la comprendemos y sentimos. Tanto se ha escrito sobre Fernando VII y tanto se ha hablado en todo género de asambleas políticas y literarias con tonos tan discordantes, que se vé claramente la necesidad de, sin prejuicios propios ni sumisiones à conceptos agenos, por autorizados que parezcan, recoger y aquilatar esas opiniones, así como definir y robustecer las propias.

Ya en España y para el tiempo á que alcanzan los sucesos de la guerra de la Independencia que hemos recordado, se sujetaba á examen la conducta de Don Fernando y se debatía en las reuniones privadas y hasta en las públicas, á pesar de hallarse recluso en tierra enemiga, sin medios, por consiguiente, para ejercer autoridad. Achacábanle, empero, actos de que se le pudiera exigir responsabilidades, más que por sus consecuencias inmediatas, por llegar á ser indicaciones de un carácter que las produjera después graves para el gobierno de la nación y para la suerte de los que hubieran intervenido en él.

Su indole, cualquiera que fuese la que le dió naturaleza al nacer, hubo de hacerse mala con los tratamientos que sufrió y la educación que había recibido. Hemos dicho en otra parte: «Receloso ya de por sí y retraído, con el apartamiento en que se le tenía de los negocios públicos y hasta del cariño de sus padres, sospechando no haber sido natural la desgracia, reciente aún, de su esposa la princesa Antonia y viéndose rebajado ante la figura, entonces descollante, del favorito, objeto, así como del odio, de la adulación de casi todos, altos y bajos; ¿qué de extraño se enseñorearan de Fernando la aetucia, el disimulo y aquella frialdad de corazón de que tanto se le acusa?» Napoleón, así, le halló inspirándole poco interés, incapaz, sin responder jamás ni cambiar de fisonomía cuando se le dirigía la palabra, lisonjera ó agria, solapado, por fin, para definir con exactitud su carácter.

Pero si en el palacio real de España tenía que recurrir al disimulo en sus palabras y al hielo en su pecho para no venderse ni perder las ventajas de su posición y sus derechos, ¿cómo no en Bayona, donde se le arrebataban éstos amenazándole hasta con la muerte si no los cedía al injusto matador del duque de Enghien? ¿Qué quería Napoleón? ¿Que se mostrara Fernando en su presencia abogado en pleito ya perdido desde el momento de su imprudente viaje á Bayona? ¿Que con ese motivo revelara los grandes talentos que á él, enemigo declarado de los ideólogos, le gustaba humillar y confundir con la poderosa argumentación de sus triunfos y conquistas? ¿Que se le rebelase y, altanero é indignado, le diera ocasión de justificar el ominoso y gratuito atropello que tenía meditado cometer con él? No á Fernando nunca le hubieran faltado razones ni medios tampoco para exponerlas en litigio tan justo como el á que se le provocaba; pero con los argumentos presentados por el Emperador, principalmente el incontrovertible de la amenaza de muerte que la dirigió en último término, era muy expuesto contender, y el Príncipe apeló á los únicos que le ocurrieron en tan supremo trance, al del silencio, que le era facil, y al del disimulo que se le había hecho habitual.

De talento claro, había muy luego descubierto los desórdenes de la corte y sentido la falta de cariño de los que mayor debían demostrárselo, de su madre principalmente, sometida á quien hallaba en Fernando un vigia constante é interesado en el honor de la familia y en sus privilegios de primogénito, y en el de su padre también, instrumento bien severo pero inconsciente de los esprichos y desvarios de aquella reina, todo pasión y extravio. Esos gérmenes de recelos sombrios, de malquerencia y deseos de venganza, tenían que desarrollarse y crecer con la educación que en medio tan dispuesto á dar fruto cultivaron ayos y maestros, tan enojados como él por los desdenes de la fortuna y por el rencor creado en sus corazones con la desairada situación del Principe, su pupilo y discípulo, que hacía la suya sumamente difícil y peligrosa. La causa del Escorial les habia hecho esa situación perfectamente manifiesta, y el destierro de Infantado, ayo de D. Fernando, y el de Escoiquiz, su primer maestro, á pesar de la absolución de todos los presos por el Consejo convocado para condenarlos, exacerbó en ellos el odio concentrado de mucho antes en sus pechos. La misma debilidad, revelada en el Principe al firmar las cartes que le presentó Godoy pidiendo la indulgencia de sus padres, debió

luego acrecentar la ira, ya tan antigua en él, suscitada, como hemos dicho, por los desaires sufridos, la prematura muerte de su mujer, que se le quería pintar como mártir santa sacrificada á las pasiones bastardas de su suegra, y el atropello, por fin, cometido con él, más que con su encierro en las reales habitaciones, con haber puesto de relieve la flaqueza de su corazón (1)

«Se necesitaba más para agriar el genio suspicaz de Fernando? Pues vinieron los acontecimientos de Aranjuez en marzo de 1808 y la lucha entablada en el interior de Palacio por la abdicación de Carlos IV, el cruel desengaño de sus ilusiones de benevolencia por parte de los franceses, ya establecidos en Madrid, y respecto á las de amistad con Napoleón al emprender su viaje á Bayona, la pérdida allí, por último, de todas sus aspiraciones, de la corona y de su libertad al cabo de tanto sufrir, de tanto enviduar y de ver sólo negruras, solo tinieblas para su porvenir

Y el 11 de mayo de 1808, D. Fernando con su hermano D. Carlos y su tío D. Antonio, se ponía en mar- i Valençay. cha para la señorial residencia de Valençay, preparada para recibirle por su nuevo dueño el antiguo Obispo de Autun, príncipe entonces de Benevento, que poco antes la adquiriera con el dinero, precisamente, que le había enviado Godoy para hacerse grato á los ojos de Napoleón.

Su destino

<sup>(1)</sup> Siempre persistió en la manifestación de su inocencia en el auceso del Escorial. En 5 de diciembre de 1814, concedía á los sujetos presos y confinados en 1807 á consecuencia de aquella causa el uso de una cruz de oro, con cinta roja, en cuya cara principal se veian unas parrillas y palma entrelazada, y en el reverso un letrero que decia: Por el Rey Premio á la inocencia.

El 19 de mayo recibieron al desposeido monarca en la puerta de aquel sombrio palacio, Talleyrand y la Princesa su mujer, «dama, hemos dicho en utra parte, tan discreta y traviesa como linda, y las demisclas do que se presentó rodeada, bando de inocentes palomas à los ojos de la juventud inexperta, y cebo que se arrojaba para descrédito y perdición de nuestros principes, bastante precavidos, con todo, para no morderlo» (1)

«Aquel momento, decía Talleyrand en sus Memorias recientemente publicadas, ha dejado en mi alma una impresión que nunca se borrará. Los principes eran jóvenes y en ellos y al rededor de ellos, en sus trajes, en sus coches, en sus libreas, todo ofrecia la imagen de los siglos pasados. La carroza de que les ví apoarse podía tenerse por un coche de Felipe V. Aquel aire de antigüedad, recordando su grandeza, añadía interés al de su posición. Eran los primeros Borbones que volvía yo á ver tras de tantos años de tempestades y decastres. No fueron ellos los que experimentaron embarazo alguno; fuí yo, y tengo placer en decirlo» (2).

<sup>(1) «</sup>Fernando VII en Valençay».—«Tentativa» encamina" das à procurar su libertad» Folleto de 61 páginas en 4 °, escrito y publicado en Madrid el año de 1880.

Hay en las Memorias del Duque de Róvigo (General Savary) un capítulo de culpas á Talleyrand, en que se consignan las ranones de por qué se debe tener por averiguado que, en vez de entregar nuestro gobierno cinco millones menevales á Francia á consecuencia del tratado de San Ildefonso, había Napoleón, despoés de la campaña de Marengo, rebajado á dos miliones y medio aquel subsidio. Ni Talleyrand ni Godoy habían dado cuenta de sea rebaja á sua respectivos ministerios y se repartieron el resto de los cinco millones.

Con eso tenia Talleyrand de sobra para la compra del palacio de Valencay

<sup>(2)</sup> No recordaba al escribir eso la magnifica fierta que había dado en 1801 á los Borbones Infantes de España y Reyes de Etraria en su paso por París, «Modelo, dice Thiers, del gusto y

Bien se conoce que Talleyrand escribió sus Memorias después de haber abandonado la causa de Napoleón; porque más parecen en esa parte alegatos para congraciarse con las víctimas de sus complacencias, siquier oficiales, para su despótico amo, que generosas manifestaciones de nobles sentimientos en favor y alivio de los Príncipes sujetos á su vigilancia. Es verdad que había opuesto la resistencia posible con Napoleón á la arbitraria, injusta é imprudente empresa contra España; es también cierto que se había enfriado desde entonces su adhesión á la política y aun á la persona del Grande hombre; pero no así su temor á una larga desgracia, ni la esperanza, tampoco, de obtener de nuevo los favores y hasta la amistad que á tal grado de importancia le tenían elevado en los destinos políticos de la Francia.

No hay, pues, que dar fe completa á los asertos del artero diplomático francés sobre su conducta espléndi- Valençay. damente generosa, para hacer llevadera la desgracia del Soberano é Infantes españoles confinados á su residen-

¿Come, pues, había podido olvidar tan pronto á los Borbones, à quienes tan espléndidamente obsequió siete años antes en el Consulado de Napoleón?

Lo que hay es que, como dice Savary, Talleyrand pretendía mostrarse opuesto á la invasión de España y que, separado entonces de la privanza de Napoleón, hallaba más ventajoso el ponerse del lado de la opinión, que desaprobaba la empresa, que el procurar justificarla.

de la elegancia del antiguo régimen, lo era Talleyrand con más razón en el nuevo, y dió en el palacio de Neully una fiesta soberbia, á que asistió la mejor sociedad de Francia y en que figuraron nombres hacía mucho tiempo separados de los círculos de la capital. Por la noche, en medio de una iluminación brillante, apareció de pronto la ciudad de Florencia, representada con arte sorprendente. El pueblo toscano, bailando y cantando en la célebre plaza del *Palazzo Vechio*, ofrecio flores 🛦 los jóvenes soberanos y al Primer Cónsul coronas triunfales. 🔹

cia de Valençay (1). Hay para, por lo menos, rebajarla, si se atiende al testimonio de los que compartieron con nuestros Príncipes el bárbaro cautiverio que se les impuso, y particularmente al del marqués de Ayerbe, gentil hombre de S. M., que se brindó á seguirlos en él.

De las Memorias que dejó escritas el procer español peco antes de terminar la malograda expedición á que vamos á referirnos inmediatamente, se deduce, con efecto, que fueron muy otras las demostraciones que se le hicieran á Fernando VII al apearas en Valençay á las puertas de un palacio que algunos de la comitiva del Rey no vacilaron en calificar de verdadero presidio, así por su fábrica y situación, como por el recibimiento seco y hasta grosero que les hizo el flamante Príncipa de Benevento (2). Parece que luego modificó sus primeros procederes el Vice-Grande Elector del Imperio para con sua ilustres huéspedes, manifestándoles respeto hasta nunca sentarse en su presencia, y permitiendo expansiones dentro de la casa y en el campo inmediato que parecian tender á hacerles más llevadera su situación. A cualquier otro hubieran seducido aquellas condescendencias y la oficiosidad de buscar dentro

<sup>(1) ¡</sup>Pues ne dice que se les tenta prohibido en España el ejercicio de la equitación! ¿Quién ignora que Fernando VII era uno de los jinetes más sobresalientes de nuestro paísi Mal se compadeceria su uniforme de Guardia de Corpe, que constantemente usaba, con no mostrarse dueño de un esballo en su manejo. Precisamente una de las condiciones en que más se le admiró al entrar en Madrid el 24 de marso de 1808, fué la de su apostura y gallardía á caballo.

<sup>(</sup>Pues y lo de aborrecer los libros quien entretenía sos ocios en traducir à Condillaci

<sup>(3) «</sup>Habiéndole dicho el Rey, cuenta Ayerbe, que su tío al Infante D. Antonio no mbía el francés, respondió (Talleyrand) desabridamente, pues ye no habio etra lengua,»

del palacio recreos como los de la música, el baile y aun representaciones teatrales, propios para distraer las penas de la juventud, á cualquiera menos al receloso y astuto Don Fernando que vió inmediatamente en ellos la manera de descubrir los pensamientos y los planes que pudieran provocar en él su cautiverio y el estímulo para acortarlo, cuando no eludirlo, desde los primeros días. La Talleyrand, sobre todo, y sus desenvueltas damas, trabajaban lo imposible por atraerse la confianza de los Príncipes y de los más cultos personajes de la comitiva real, esperando así, además de corromperlos, hacerles olvidar sus deberes para con la patria; sin por eso descuidar el suyo de carceleros el amo de la casa y particularmente un coronel Henri, de la gendarmería imperial, y otro de húsares, M. D'Albergt, Chambelán de Napoleón, que jamás los perdían de vista en sus paseos por el campo (1) En cuanto á la etiqueta, la establecida por Benevento en Valençay fué más severa que la tan criticada de nuestros palacios. Los de la comitiva real habían de ir á todas horas de casaca y espada; no se permitia á nadie acercarse á los príncipes si no iba vestido de rigorosa etiqueta, dando él ejemplo, y sin obtener previamente licencia; y en la misa, en el paseo y hasta en la biblioteca, reinaba la ceremonia con que el antiguo sacerdote aristócrata suponía halagar el espíritu, á su ver, cortesano de los españoles. Y, sin embargo, decía en sus Memorias. «¿Podrá creerse que hice conocer en Valençay á los Príncipes de España una clase de libertad y de placer que no habían conocido nunca en derredor del trono de su pa-

<sup>(</sup>i) Talleyrand califica á aquellas señoritas de rondes

dre? Jamas en Madrid, los dos Príncipes mayores habían paseado juntos sin licencia por escrito de su padre. Estar solos, salir diez veces por dia al jardin, al parque, aran placeres nuevos para ellos; nunca habían podido considerarse tan hermanos.» En contraposición á esto, escribía el Marqués de Ayerbe: «Aunque repetidas veces se nos había dicho que gozábamos de plena. libertad, jamás nos lo pudimos persuadir; pero cuando llegada la primera noche, vimos alzar los puentes levadizos del parque y puerta principal, y salir por los contornos partidas de gendarmes, nos convencimos de que éramos verdaderos prisioneros.»

Napoleón

Exhibidos estos datos, importa poco describir la y Talleyrand, vida que hacían en Valençay Fornando VII, su hormano D Carlos y su tío, resistiendo las seducciones de su interesante huesped la Princesa de Benevento, azi como San Carlos, Ayerbe, Macanaz y demás gentes de su acompañamiento, en quienes, en algunos al menos, parece que no dejaron de hacer impresión tanta gracia, tal ingenio é insinuaciones tan elocuentes como desplegaron las sirenas llevadas á aquella residencia para dominar los corazones y hacorse dueñas de los pensamientos de nuestros compatriotas. La condescendencia, sin embargo, en permitir alguna que otra visita que no inspirase desconfianza á los Talleyrand, sirvió para que á los preses llegaran noticias, aunque escasas ó vagas, de lo que sucedía en España y de pábulo para proyectos de fuga, si no imposible, de muy dificil realización. Si los propuestos en Vitoria, Irún, Bayona y Burdeos no habían sido aceptados por temerarios, no se creeria prudente ningún otro á tanta distancia de la fronters, en sitio tan vigilado y sin comunicación con

quienes pudieran reunir elementos con que llevarlo á feliz término. Con todo, vamos á ver que no dejaron de intentarse aunque, como de era de esperar, sin fortuna.

De las noticias, la más interesante que llegó à Valençay fué la del gloriosísimo triunfo de Bailén que, ya que no en transportes de satisfacción, hizo á Fernando prorrumpir en el conocido texto de David: Pater meus et Mater mea derelinquerunt me, Dominus autem asumpsit me, único desahogo que se permitió durante varios dias. Continuaba disimulando y con tal habilidad, con fingimiento tan bien representado, que el astuto Talleyrand le defendía poco después con Napoleón por dulce, resignado y hasta satisfecho de su triste destino. Al Emperador, que de todo el mundo desconfiaba, poniéndose sin duda la mano en el corazón, lo engañó también Fernando con una humildísima carta en que le rogaba pasara por Valençay al regresar á París, para tener el placer de verle Napoleón se disculpó con la necesidad en que se hallaba de llegar pronto á la capital del Imperio, y luego aprovechó la carta de Fernando para, con otras, echar sobre él uno de los borrones que creería suficientes para arrebatarle el amor, que bien veía ya era intensísimo, de los espafioles.

¿Para qué iba á servirle su visita á Valençay? Había llamado á Talleyrand que fué á su encuentro en Nantes, donde el Emperador hubo de manifestarle cuán equivocado andaba el famoso diplomático en cuanto á las dificultades que ofrecería España antes de someterse, pues la había cogido perfectamente en las redes que la tendió. No veía Talleyrand del mismo modo la

cuestión. Contestó al Emperador con objeciones como la de que mientras se mantuviera poderoso nadie vería lo negro de su conducta, pero que si le llegaban los días del infortunio, todo el mundo se la condenaría. Irritóse en extremo el César, á punto de romper con él desde aquella ocasión, quedándole, sin embargo, tal y tan honda preocupación, que en las pocas veces que volvió á hablar de Valençay, dejaba observar gran repugnancia y no menor embarazo (1).

Sea de eso lo que quiera, Talleyrand volvió à Valençay donde fué recibido, al decir suyo, con extrema bondad, sin comprender, él, tan astuto, que tan cariñosa acogida pudiera ser fruto también del tan decantado disumulo de su augusto huesped. Al entrar en su palacio, añada Talleyrand que halló una carta del Emperador que, si eso fuera exacto, parecería contestación a la reciente de Fernando VII. En alla se decía: «El príncipa Fernando al escribirme, me llama primo Haced entender à San Carlos que eso es ridículo y que debe llamarme Señor (Sire)» Y Talleyrand añade à esa frase: «Ajacio y Santa Elena dispensan de toda reflexión» (2).

<sup>(!)</sup> Talleyrand le presenté este ejemplo: «Que un hombre haga locuras, que tenga queridas, que se porte mal con su mujer y hasta ofenda á sus amigos, se le criticará indudablemente, sí; pero si es rico, poderoso, hábil, todavía podrá encontrar indulgencia en la sociedad. Pero que ese hombro haga trampas en el juego y al momento será echado de las gentes que no le perdonarán jamás». ¿Será verdadera esta anécdota? Fuerte es para creida.

<sup>(2)</sup> En todo eso hay una enorme equivocación. La carta del Emperador es de fecha muy anterior á la de su estancia en Nantea, como que fué escrita en Bayona el 24 de mayo de aquel año de 1808. Tampoco pudo Napoleón yanagloriarse en Nantee del acierto de su conducta respecto á España, porque, al llegar á

Permanecían hasta entonces incumplidos cuantos compromisos contrajo Napoleón en Bayona, consignados en un convenio que hizo firmar el día 10 de mayo, anterior al de la salida de D. Fernando para Valençay. Por algunas clausulas de aquel tratado. que por el pronto quedó secreto, se señalaron al que Napoleón llamaba Príncipe de Asturias una pensión de 400.000 francos que cobraría en el castillo de Navarre, situado en Normandía Ese palacio, que tenía dueño, habría, sin duda, de adquirirse por el Estado, puesto que en dos despachos de Napoleón, uno del 16 de junio y otro del 20 de julio, escribe á Fernando que la ejecución del tratado y la del asunto referente al palacio de Navarre exigen formalidades constitucionales imprescindibles. Resultado; que ni el pago de la consignación se hizo con regularidad por el tesoro imperial, ni se entregó el castillo al que el tratado constituía en su legítimo y perpetuo señor. Pero m aun el viaje se pagó al Rev ni á su comitiva, viviendo

Amo y servidor corrían parejas..... En cuanto al último apóstrofe, arriba transcrito, de Talleyrand, antes de aparecer sus Memorias y refiriéndonos al coronel D'Albergt, habiamos dicho que esolo tenfa parecido con aquel Sir Hudson Lowe señalado por la Providencia para vengar á Fernando VII de la perfidia y crueidad de su apresador y tiranos.

aquella ciudad el 9 de agosto, sabía de sobra la derrota de Dupont en Bailén y la retirada del rey José, de que tuvo la primera noticia en Burdeos el 2 del mismo mes Cuanto aparece en esa parte de las Memorias de Talleyrand es, de consiguiente, no sólo erróneo sino hasta absurdo. A un Napoleón, que escribía á su diplomático favorito, para que se valiera de ello en Valençay, que el general Dupont con 16 000 hombres había entrado en Sevilla, el general Solano conducidose perfectamente y que Andalucía estaba tranquila, tenía que corresponder el famoso estadista, tránsfuga de todas las causas por él abrazadas, con Memorias tan inexactas, aseveraciones tan manificatamente falsas y la calumniosa relación de su conducta en Valençay.

como Dios quiso, por su dinero y á veces á expenses de particulares hasta que, como decía el marqués de Ayerbe, llegaron á la jaula. Eso que el Emperador se mostraba tan complacido de aquel convenio que seis días después ofrecia á nuestro Rey la mano de una de sus sobrinas á la vez que ordenaba á Talleyrand que se tratara á los Príncipes de tal modo que pudieras parar el tiempo agradablemente. Benevento cumplió en lo posible con este precepto; y desde entonces pudo notarse el cambio á que nos hemos referido hace poco, sin que esto obstara para que se exigiese á la alta servidumbre un mensaje de felicitación y homenaje á José Bonaparte al tiempo de su elevación al trono de España (1).

Les negociaciones para el cambio de domicilio, considerando que en el castillo de Navarre habrían de obtener más libertad que en Valençay, llevaron á Paría á Macanaz y después á Escoiquiz y San Carlos; al mismo tiempo que éstos, liamado por Napoleón, marchaba también el príncipe de Benevento, no sin que la princesa derramara, al despedirse, lágrimas que sólo tuvo por sinceras algún inocente de los de la comitiva

No aparece ese mensaje en la correspondencia del Rey José

<sup>(1)</sup> Dice así, según las Men orias de Ayerbe «Les españoles componentes la servidumbre de los Principes Fernando, Carlos y Antonio, instruídos por la voz y papeies públicos de la instalación de V. M. en el trono de España con consentemento de todo la mación; en consecuencia á lo que manifestaron á Su Majestad el Emperador y Rey de querer ser españoles, y de estar muy lejos de sustraerse de la ley de su país, sino por el contrario permanecer siempre sumisos à ella, miran come un deber el más urgente, conformarse con el sistema adoptado por su mación y rendir á la manera de ella, sus homenajes à V. M. católica, ofrecerla el mismo respeto y lesitad como le han manifestado al gobierno precedente etc (sigua el pediria non permitiera permanecer en el servicio de nuestros amos ):

real. Si al pronto la partida de Talleyrand con su familia y damiselas proporcionó á los confinados en Valençay algún desahogo, pudiéndose entregar á su vida de costumbre, de confianza y recogimiento, no tardaron en recibir noticias que los pusieron en gran confusión y en no pequeño embarazo y aun miedo. Macanaz había sido preso en el camino de vuelta á desempeñar su cargo de Mayordomo de semana y Superintendente general de la casa, y después recluido en Vincennes. San Carlos y Escolquiz no lograban del Emperador que los recibiera; y ni entonces ni después del Congreso de Erfurt se les cumplió la promesa de resolver los asuntos para que se les había enviado. Por el contrario, ni se satisfacía su reclamación para que se les entregara el castillo ofrecido ni se les abonaba con regularidad la pensión señalada en el tratado del 10 de mayo; todo con el pretexto, por parte del ministro Champagny, de que no le llegaban rentas de España, cuando se había comprometido á abonarla del tesoro imperial, y, de otra parte, con el de que el número de caballos que tenían los Príncipes era indicio seguro de que proyectaban huir de Valençay. Fué, pues, necesario introducir todo género de economías en los servicios de la casa. Se redujeron á una mitad las mesas, se cercenaron varias gratificaciones, se despidió parte de la servidumbre, se vendieron caballos y hasta se disminuyó el alumbrado de los cuartos. Eso dió motivo á una manifestación de afecto y lealtad al Rey por parte de los españoles, á quienes llegó la noticia de tan mezquina conducta como la del Emperador ó de sus ministros, noticia que se divulgó inmediatamente. Los españoles ofrecieron dinero, mientras los franceses no se recataban en murmurar del Grande hombre, por cuya magnanimidad tuvo que salir el mismo D'Albergt achacando falta, de tal modo vergonzosa, á la mala fe de los ministros é ignorancia de su soberano, ocupado en asuntos de excepcional importancia para el Imperio. Pasó tiempo antes de que en París se atendiese á las reclamaciones que era natural se hicieran sobre el punto de la pensión, sin la que era imposible vivir con siquiera mediano decoro. Hasta el 4 de noviembre no llegó el libramiento de una mesada, á ocho días visto aquél y ésta con descuento considerable, que fué aumentándose más y más á cada plazo.

Con eso y á pesar de la tranquilidad que les proporcionaba el alejamiento de la bulliciosa compañía de los Talieyrand, nuestros Príncipes, aunque resignados al parecer con su suerte, no podían dejar de consideraria tan dura y tan cruel como injusta. Los avisos de San Carlos eran sumamente alarmantes, haciendo temer nuevos atropellos. Eso que por el pronto no se les haría saber su origen, la autorizadísima fuente de que emanaban. Talleyrand desde Erfurt había hecho comprender á San Carlos por medio de su secretario M. Mornard, que algo se tramaba contra el Rey Fernando; y si bien, repetimos, no podía eso comunicársele así, las noticias del Duque tenían que revelar la ansiedad que le embargaba (1).

¡Cómo se conoce que Talleyrand pensaba ya en su última evolución!

<sup>(1)</sup> Dice Talleyrand en sus Memorias: «Las frecuentes conversaciones que tuve entonces con Napoleón, me pusieron en el caso de comprender que meditaba el proyecto de hacer caer à los principes de España en un lazo que su ministro de la policia general (era el célebre Fouché) les tendía por orden suya».

Hemos dicho que se permitió á los príncipes confinados en Valençay recibir alguna visita. Nunca podrían ser muchas en localidad tan aislada, pero entre las pocas que tuvieron, fué una la de la mujer y la cuñada del general Bellegarde, conocido principalmente en Francia por haber sido el austríaco negociador del armisticio de Leoben en abril de 1797.

ipes con- Proyectos de evasion, unca poero entre ujer y la ormcipal-

Esa visita inicia los varios proyectos de evasión con que se trató de sacar á Fernando VII de Valençay; y á aquellas damas, entusiastas por la causa española, parece deberse el primer pensamiento de tan generosa aunque estéril empresa. Que la idea fuese grata á los cidos de la comitiva de Fernando, no hay á qué afirmarlo. Para que se tratara de llevarla inmediatamente á ejecución, se ofrecerían mil dificultades, y alguna por la desconfianza que inspiraría una visita naturalmente vigilada por la policía, siempre alerta, de los dueños del palacio. Pero el marqués de Ayerbe que, por ausencia de San Carlos, ejercía de mayordomo mayor del Rey Fernando, debió aceptar con calor propósito tan noble y patriótico, reservándolo, sin embargo, para ocasión que fuese favorable por no sospechada y de posible éxito. Esa ocasión no llegó á presentarse hasta los comienzos de 1809 en que, á consecuencia de órdenes del Emperador, se privó al prisionero de Valençay de lo más ilustre y granado, pudiéramos decir, de su ya escaso acompañamiento. El ya citado Ayerbe, el duque de Feria, el marqués de Guadalcázar, a pesar de haberse casado con una francesa, eso sí de la antigua nobleza, y los señores Correa, Ramírez, Molina, Amézaga, Basadre, Cisternes, Artieda y Ostolaza recibieron en abril de aquel año

la orden terminante de volver á España sopena de confiscación de todos sus bienes. Quedaríanle al Rey de España dos personas para su servicio, el contador Don Antonio Moreno y Pedro Collado, al Infante Don Carlos, Don Pedro Moreno, y á Don Autonio, el barbero y un barrendero, con dos cocineros, además, para todos, y tree lacayos. ¡Servidumbre espléndida, para el concepto, sobre tode, que Talleyrand tendría de la etiqueta española según lo demostraba con la que presumía de rodear á sus egregios huéspedes!

¿Por qué se quejaría Napoleón cuando en Santa Elena se le privaba de la asistencia de Las Cases manteniendo, sin embargo, á su lado generales, próceres, escritores y médicos en vez del barbero y del barrendero que dejaba por amigos y confidentes de un Infante de España! ¡Pero cómo, si aún se alababa allí, en la isla maldita, de los cuidados que había hecho prodigar á sus víctimas de Valençay (1).

Ayerbe, sel, regresó á España para interesar al gobierno español en el proyecto que desde su entrada en Navarra se propuso llevar á ejecución con los consejos y recursos que lograra procurarse.

Ei de Malibrán.

No era, con todo, el primero en intento tan patriótico, anticipándose otro en él á las ilustres damas del áulteo Bellegarde, y en la ejecución á cuantes españoles y extranjeros aparecieron como inspiradores y agentes de cuanto se hizo para conseguir su éxito. En Zaragoza, cuando la ciudad ofrecía ya el es-

<sup>(1) &</sup>lt;8'il oût été traité comme je le suis ici, le cas oût été différents.

En esa misma conversación con O'Méara se traté del barón Kolli del modo que luego se recordará.

pantable espectáculo de su segundo sitio y nadie pudiera imaginar se pensara en otra cosa que en repetir los extraordinarios esfuerzos del primero para obtener el mismo glorioso resultado, nació y tuvo principio de ejecución el arriesgadísimo pensamiento que costó luego la vida al marqués de Ayerbe y la libertad al tan celebrado coronel Kolli. Ya en el tomo III de esta obra dimos noticias del feliz hallazgo, entre los papeles del heróico defensor de Zaragoza, de los que revelan el pensamiento, que abrigó, de sacar á Fernando VII de su encierro de Valençay y el patriotismo también de D. Ventura Malibrán que, por causas que allí se explican, no llegó á producir el deseado éxito de tan peligrosa empresa. No vamos, por eso, á repetir una versión ya conocida en este escrito y que más detallada, como exige una monografía dirigida á dar á conocer cuantos esfuerzos se hicieron con igual propósito en la larga cautividad del rey Fernando, la expusimos, además, en otro de nuestros trabajos históricos anteriormente citado (1).

Ahora nos toca, hasta por razón de cronología, dar cuenta de la triste jornada del marqués de Ayerbe, in- qués de Ayerterrumpida, como la de Malibrán, por quienés, de conocer el objeto, es probable que la hubieran secundado.

Héchose presente en Pamplona para cumplimentar las órdenes del gobierno cuyos agentes le iban vigilando, Ayerbe, con el pretexto de seguir á Madrid y dando mil rodeos y corriendo mil peligros, logró llegar á Sevilla, reunirse á su familia y avistarse con los Centrales de mayor importancia. Escaño le aconsejó vaEl del Mar.



 <sup>(1) «</sup>Fernando VII en Valençay.... etc.

lerse de un barco mercante en vez del de guerra que le pedía Ayerbe. Infantado tardó en abrazar su partido, y, desconfiando en un principio de Garay, resolvió Ayerbe buscar en el Ejército medice y facilidades para su empresa. Destinado 4 Cataluña como capitán agregado á los Voluntarios de Aragón, puesto de acuerdo con al general Blake y poco más tarde con Areizaga, que mandaba en Lérida, llegó, por fin, á trabar relaciones con Renovales que entré en sus ideas con el calor y el patriotismo que le caracterizaban (1). Juntos se dirigieron á Cádiz donde afortunadamente para sus propósitos halló acogida más benévola que antes al de Ayerbe, y así pudo; elempre acompañado del val ente defensor de San Jose de Zaragoza, trasladarse 🌢 la Coruña, aunque indeciso todavía sobre el rumbo que pudiera parecerle más conveniente en el camino

<sup>(1)</sup> Dice Ayerbe en sus Memorias; «For fortuna en Lárida hice conocimiento con el general Don Mariano Renovales, y ambiendo que éste habia secado anxilios de Francia pera mantener la guerra en el Roncal, y por consigunte, que dejaba allí conocimientos con personas houradas y pudientes, le revelé mi idea y entré en nila gustosisimo, ofreciéndose, no sólo para auxiliarme, sine para acompañarme y no dejarme hasta conasguirlo».

Y vamos á dirigir á nuestros lectores una advertancia subre seas Memorias:

En 1814 publicó un hijo del marqués de Ayerbe 4 quien mos estamos refiriendo, una titulada Carta que escrivió el Exerlentismo Señor Don Pedro Jordan Mario de Urriso marqués de Ayerbe etc. etc.; de que puede decirso que son copia los capitulos I y II de las Memoriso que nún tiene en prensa su nieto del mismo título (\*)

Muy pocas con las variantes de uno à otre de esce secritos.

Pero desde el espítulo III hacta el VI y el apéndice, el libro de las Memorias ofrem gran novedad y contiene noticias
sumamente curiosas sobre la guerra de la Independencia en la
época, sobre todo, durante la cual permaneció el Marqués en

<sup>(&</sup>quot;) El éjempler de que mu entames valtende se uno de des 6 tres tirados à mano esperando la impresión del Prélogo que ha de escribir el amimente metadista é historiador Don Antonio ( anovas des i astulo

de sus aspiraciones, muy secretas para salvar los mil obstáculos que se le presentarían en todas las etapas de su aventurada expedición. Consistían sus dudas en la elección de ese camino.

Su primer proyecto consistía en trasladarse á San Sebastián, donde, con el pretexto de comerciar en Nantes, compraría un barco que le condujera á aquel puerto francés, desde el que se dirigiría á Valençay para sacar al Rey, y en caballos, apostados en el camino, llevárselo á la embarcación y en ella traerle á España. Para todo eso, pidió á Caray tres millones que luego creyó sobrarían, satisfacióndose con dos que no debieron concedérsele, aun cuando llegó á ofrecerlos el cardenal Borbón. Obtuvo, eso sí, un pasaporte del ministro de Estado Don Eusobio Bardají; y con otro de Renovales y otro de la Junta de Galicia, que

España, esto es, desde su regreso de Valençay hasta septiembre de 1810 en que quedan interrumpidas por hallarse nuestro ilustre compatriota preparando su última y desgraciadisima expedición. Lo precipitado, sin embargo, de sua viajes por la Península y el trato en ellos de tantas y tan distintas personas, hacen al Marqués aceptar versiones sobre los sucesos de tan varia y enconada lucha que no concuerdan con la verdad histórica. Así es que esas Memorias, curiosisimas y todo en esa parte, no pueden tomarse sino como expresión de las impresiones recibidas por Averbe, revelando, así como el espírito que dominaba en los pueblos que recorría, tan distantes entre si, las discordancias que no dejarían de ofrecerse en un país tan fraccionsdo física y moralmente como el nuestro, donde reina soberano el regionalismo con los defectos de siempre y con las ventajas entonces que iban á compensarlos en guerra, de otro modo, sin esperanzas de éxito. Lo especial en las Memorias del Marqués de Ayerbe es la historia de la estancia de Fernando VII en Valençay durante el tiempo de su cautiverio, en que le acompañó el procer aragonés, y la de los pasos dados para procurar la libertad de su soberano, tan infructuosos como los de cuantos acometieron tan patriótica empresa, y paralizados por el destino, si fatal para su generoso promovedor, providencial, acaso, para el resultado definitivo y feliz de tan extraordinaria guerra.

se le facilitaron à él y al capitán Don José Wanestrón, que se ofreció à acompañarle, bajo nombres de
arrieros roncaleses, se decidió à emprender el camino
de Navarra, no se sabe si con el intento de ir primero
à San Sebastián, pues que Renovales y el secretario
del Marqués se embarcaban poco después para Gijón y
Santoña, ó con el de, por el Roncal, penetrar en Francia y, de acuerdo y con la cooperación de dos franceses metidos en la intriga, seguir à Valençay para ejecutar y, si le era posible, poner término à su empresa.

Se conoce que Ayerbe no halló sino dificultades en la ejecución de su proyecto, porque desengañado, sin duda, de sua esperanzas de obtener los recursos que solicitaba pero con el empeño de, como buen aragonés y servidor lesi de su Rey, no dar lugar á que se dudase de cualidades tan generosas, salió de la Coruña en las condiciones que certificaba después su secretario, D. José Barrán, en el único documento que sepamos exista sobre los preparativos de su viaje. Dice sal: «Que en trece del mes de septiembre del año mil ochocientos diez, se separó S. E. Ayerbe del señor Renovales y de mí, marchándose de la Coruña con dirección al Roncal, en compañía de Wanestrón un capitán riojano, y dos criados que ésto llevaba para el cuidado de una recua que llevaba cargada por su cuenta.»

«A fin, añade, de que fuesen más seguras sus personas se disfrazaron con chupas y calzones de paño pardo, chalecos ordinarios, fajas de estambre, camisas de cáñamo, zapato de vaca y sombreros redondos, cuyas ropas compré de orden de dicho señor mi amo. También les corté el pelo, compré dos mulas, la una de cuatro y la otra de cinco años que costaron cinco mil reales; en dos cintas y bien colocadas les cosí mil duros á cada uno en onzas de oro, las que se pusieron debajo de la camisa, además llevaban mil reales en diferentes monedas para el gasto del camino.»

Un juicio sereno, sin la preocupación de deberes que pudieran creerse includibles, hubiera tenido por descabellada intentona de tal y tan difícil desempeño. Pero el marqués de Ayerbe, sea, repetimos, por su carácter de aragonés, sea porque se abultara la responsabilidad de sus obligaciones de vasallo para con el prisionero de Valençay, no se detuvo á reflexionar friamente sobre los obstáculos que iban á oponérsele y los peligros que había de correr en su expedición (1).

Lo que Barrán civida en su certificado de 7 de marzo de 1815, es que, por gestión del general Renovales, iba con Ayerbe y Wanestron D. Felipe de Barrio y Gordoa, cura de Ezcaray, que, por dirigirse á este pueblo, podría albergarlos en su casa y ayudarles con sus consejos y con sus relaciones en Rioja á que pasaran el Ebro y penetrasen en Navarra sin más dificultades El Sr. Barrio los acompañó, con efecto, á Ezcaray; los tuvo en su casa unos días, y en uno muy próximo al último de septiembre los hizo salir con un hombre de su confianza, natural de Cenicero, con quien y dos borricos que llebaba debieron cruzar el Ebro por Miranda. Desde allí siguieron á Lorín, encontrándose en el camino con dos soldados españoles, de caballería

<sup>(1)</sup> Las Memorias del Marqués de Ayerbe quedan interrum pidas el 10 de enero de 1810, fecha en que no había recibido contestación á las cartas que escribió á Cádiz y en que, por el áltimo rengión de esas Memorias, se sabe que andaba buscando dinero por otros conductos.

dice una relación anónima peroverídica según después se ha justificado, guerrilleros ó pertenecientes á partidas que andaban peleando por Calaherra y el país inmediato á aquella ciudad. Aquellos soldados pidieron á Ayerbe y á Wanestron sus pasaportes y, después de vistos, les exigieron el dinero que llevaban. Parecióles poco, registráronles y despedazaron las jalmas de los borricos en busca de más oro, y creyendo acaso que podría comprometerles tal despojo si llegaba á averiguarse por sus jefes, asesmaron bárbaramente á Ayerbe y al Capitán, perdonando al arriero á fuerza de las súplicas que les dirigió y la promesa jurada de su silencio.

Así acabó la expedición del marqués de Ayerbe en busca de un resultado muy generoso, muy patriótico, pero en condiciones que lo harían, más que difícil, imposible. Como el proyecto de Malibrán, quedó el de Ayerbe sumido en el secreto más hondo, hasta que los papeles conservados por el primer duque de Zaragoza vinieron á revelar los dos. Con ese motivo exclamábamos en la monografía dedicada á tantriste asunto: «¡Cuántos sacrificios del género del ofrecido por el marqués de Ayerbe à la lealtad y à la gratitud de su señor, más que monarca, amigo y compañero auyo de infortunio, no habrán quedado sin la recompensa siquiera de ser conocidos y admirados del mundo! La época era de hacer gala de patriotismo y del entusiasmo que despertaba, del delirio de la embriaguez que producía el sólo nombre del joven soberano, alzado sobre el pavés por encima de tantas desdichas como se le habían hecho sufrir, de tantas ignominias como con él había devorado el pueblo español que, por lo mismo,

miraba en él extasiado el escudo de su honra y el principio de su regeneración....! De cuánto patriota no asbemos el ir y venir, como el de Ayerbe, con la misma abnegación y corriendo iguales riesgos para no quedar rezagado en la arrebatada marcha de trabajos y sacrificios en que la nación entera, unánime y resuelta, se comprometió hasta abismar al enemigo en los últimos términos del Atlánticol.

La triste jornada del marqués de Ayerbe, repetimos, quedó ignorada del pueblo español, hasta varios años más tarde en que su familia consiguió descubrir el secreto de su muerte á fuerza de investigaciones tan costosas como prolijas. En junio de 1815 las emprendió Palafox, capitán general de Aragón entonces, primo del marqués, facilitando al hijo y heredero de éste cuantos medios pudieran estar en sus manos (1). El administrador de la casa, D. Ambrosio Nasarre, fué á Lerín con otras dos personas de su confianza, y con las precauciones, pruebas y ceremonias prescritas por la Iglesia, sacó los restos de Ayerbe y Wanestrón, lleván-

<sup>(1)</sup> Se publicó en aquel mismo año un folleto con los detalles más minuciosos de esas investigaciones y procedimientos. Su título es: «Carta en que un amigo da noticia á otro del funeral hecho al Exemo. Sr. Don Pedro Jordan María de Urríes, marqués de Ayerve y Lierta, Mayordomo Mayor interino del Sr. D. Fernando VII en Valençay, y á su compañero el Capitán de Infanteria D. Josef Wanestron.»

Está firmado por P. J. A. y adornado con pequeñas láminas que representan actos de Ayerbe en Valençay y en en desgraciada expedición, láminas bastante malas con poesías al lado de cada una de ellas, peores todavía

Es, sin embargo, muy curioso el escrito y representa, sobre todo, un homenaja muy merecido á la memoria del marqués de Ayerbe.

dolos á Zaragoza, donde fueron depositados en magnifica y alegante sepultura (1).

E) de Kollt.

No se sabe si 4 ese intento de sacar 4 Fernando VII de Valençay, sucedió algún otro con igual objeto en España, donde ya iba cundiendo la duda de si convendría ó no la presencia en el teatro de lucha tan extraordinana de un soberano, de cuyas cualidades de carácter no so habían ofrecido pruebas bastante elocuentes para pueblo tan entusiasta, digno y energico. Pero si en España no, andaba en vías de ejecución en Inglaterra y Francia etro proyecto dirigido al mismo fin, y eso en los dins también en que el marqués de Ayerbe elaboraba el funcatisimo que acabamos de recordar Los estadistas de la Gran Bretaña debieron pensar que, según iban los asuntos políticos en Espafia, cada vez más comprometidos, si embrollados durante el régimen de las Juntas de provincias y con autoridad de sobra discutida en el de la Central, sin direceión resuelta y fija en la primera etapa de la Regencia; debieron pensar, repetimos, que convendría dar á nuestro gobierno la unidad que evitara la debilitante dispersión de voluntades y fuerzas necesarias en tan problemático empeño, como el de resistir con éxito la firme voluntad y las hasta entonces incontrastables fuerzas del emperador Napoleón (2). El duque

<sup>(1)</sup> Hoy yacen los restos del Marqués y de Wanestrón confundidos con los de los religiosos de Santo Domingo, con mo tivo del derribo de esta iglecia y convento en 1834. Así lo dice el actual Marques al dar noticia del funeral en su referida obra, afiadiendo que las lapidas y el catafalco se conservan como recuerdo en el convento de PP. Paulos de la Torre de Alfranca.

<sup>(2)</sup> Traduciéndolo de un manuscrito español escribía moneleur Quin «La importancia que se daba al nombre de aquel

de Kent aceptó con entusiasmo el proyecto que le presentaba al comenzar el año de 1810 el coronel barón de Kolti, que tan caro pagó aquel rasgo, no muy meditado tampoco, de su caballeroso carácter. No contaba éste con la vigilancia que se ejercía en París para cuanto pudiera ir de Inglaterra, ni con las imprudencias que ese mismo genio suyo ardiente y romántico le hiciese cometer.

En efecto, el 28 de febrero del citado año, se embarcaba en Plymouth, provisto de sellos, estampillas, pasaportes, itinerarios, de cuantos papeles le convendrían para andar inobservado, en su sentir, y libremente por Francia. Con aquellos papeles, falsos necesariamente, y los auténticos de cartas reales y otras, justificativas de su misión al presentarlas á Don Fernando, esperaba Kolli arrancar al cautivo de su prisión

principe (D. Fernando) para la lucha entablada en la Penineula, era uno de los estímulos más poderosos en aquella crisis memorable. Mientras los españoles combatían por libertar á su soberano legítimo, despojado de sus derechos por la fueras y arrancado de su país por los más pérfidos medios, la política ingless contaba entre las causas que la obligaban á hacer la guerra á Francia, el ultraje inferido á la dignidad real y el atentado cometido en la persona de Fernando á la seguridad de los tronos en general. Aquel nombre era el grito de guerra de las dos naciones. El gabinete Saint James estaba intima-mente convencido de la importancia que adquirirían los derechos que defendian los españoles si llegaban à conseguir que Fernando volviera á sus Estados. Si se arrancaba á ese principe de las manos de Napoleón y se le ponía en situación en que pudiera manifestar sus verdaderos sentimientos, no podría menos de exponer à la vista de toda Europa la viciencia que se había ejercido con él, protestando contra tal acto de tirania y presentando á Napoleón como un audaz usurpador para quien no había nada sagrado cuando se decidia á ejecutar los planes que le eran sugeridos por su desmesurada am-bición Podíase, con aquel paso, irritar á los soberanos del continente, hacerles concebir temores, sacarlos de su estado de obediencia pasiva y dar así un golpe de muerte al poder continental de la Francia »

y llevárselo á la escuadra inglesa del Estrecho, que le aguardaría para inmediatamente conducirle á España (1).

Puesto en tierra junto á Quiberón con un su amigo, Albert de Saint B... que, por enfermo, hubo luego de abandonarle, Kolli se dirigió & Valençay con el objeto de reconocer la morada de los principes españoles y en ella los puntos, puertas ó ventanas por donde pudieran intentar su evasión (2) Pudo así fijar su plan, que consistía en fingir la evasión por Orleáns y Tours enviando caballos y un coche á aquellos puntos, cuyo servicio provocara sospechas, y entretanto correr la posta 4 escape por el camino de Vannes y llegar en 87 horas junto a Sarzeau, a cuya costa acudiría el almirante inglés air George Cockburn para recoger à los fugitivos en su navío. Dábale seguridades para la evasión el verificarla á media noche, con lo que no seria conocida an Valençay sino ocho horas después. El primer tiro de caballos los llevaría & Saint-Christophe, por encima de Tours, el segundo sobre du Maus; y allí tomarian la posta hasta el litoral, desvaneciendo Kolli las sospechas que pudieran infundir con su traje de coronel de la gendarmería y con las órdenes de que se manifestaba portador, procedentes de la secretaria de Estado.



<sup>(1)</sup> Essa cartas eran: «1.", una del marqués de Weilesley para Kolli; 3.", una en latín de S. M. B. el rey Jorge III á S. M. C. Fernando VII, rey de España y de las Indias, prisionero en Valençay; 3.", una en francés à S. M. C. el rey Fernando VII; 4.", una del rey Carlos IV à S. M. B. escrita en latín también, en 1802, con motivo del casamiento del principa de Asturias con la princesa de Nápoles, María Antonieta. Así lo dice Kolli en sus Memorias que contienen el texto integro de esas cartas.

<sup>(2)</sup> Albert era quien debía llevar el dinero en un paquete con sobre à Kolli, 208.000 francos en diamantes para sus gastos particulares y los primeros de se misión.

Vuelto á París para dar la última mano á sus preparativos y reunidose de nuevo al compañero Albert, alquiló una casita en el bosque de Vincennes, de la que hizo así como el cuartel general de sus operaciones. Poro en ellas, y necesitando más agentes para no llamar demasiado sobre su persona y la de Albert la atención de la policía, se asoció un señor Richard, de antecedentes legitimistas, pues que ostentaba horidas recibidas en el ejército de la Vendee, pero que acabó por creer se le buscaba con propósitos dirigidos contra la vida de Napoleón.

Fuera, pues, delatado por Richard, lo cual parece probable, por Albert de Saint B... ó por un barón de Ferriet, con quen habta comunicado impresiones demasiado explícitas en la escuadra, suponiéndole también adicto á la misma causa, por servir, aunque interesadamente, á la Inglaterra, lo cierto es que el 24 de marzo, un día antes del en que iba á emprender su marcha á Valençay, fué Kolli arrestado y conducido al Ministerio de la Policía en París

Tenía allí que habérselas con el célebre duque de Otranto, aquel Fouché cuya astucia y mala fe se han hecho proverbiales, y que empezaba á merecer de Napoleón el concepto que dos meses después habría de causarle su destitución. La entrevista con Fouché y la preparatoria con M. Desmarest, su digno delegado y hasta rival, convencieron á Kolli de la tracción de que era víctima; pudiéndose dar por satisfecho con ser desde allí trasladado a uno de los calabozos más lóbregos de la torre de Vincennes, en que á la sazón se hallaban varios de los más ilustres guarrales españoles hechos prisioneros en la primera época de la guerra

Tomo x 3

Y entonces empieza á desarrollarse la intriga más negra que se puede concebir para perder á Fernando VII; más dotestable, por lo baja y vergonzosa, que la sangrienta que llevó al infeliz duque de Enghien á ser fusilado en los fosos de aquella misma fortaleza (1).

Para no dar tiempo á que se descubriese la trama, el fingido Kolli se presentaba el 6 de abril en Valencay: y valiéndose de las aficiones obreras del infants Don Antonio, logró llegar hasta él y descubrirle el plande evasión de que se fingia autor. Importa poco lo que el Infante pensara de tal proyecto, lo que interesaría saber es lo que el Roy pudiera resolver al noticiársele la revelación del enviado del Emperador Consta que el traidor policiaco no fué recibido por Don Fernando, à quien ni siquiera logró ver. Y como por despecho, como venganza, ó con el empeño malvado de continuar la obra de descredito comenzada en Bayona, se formó un proceso suj omendo á nuestro soberano comprometido en el proyecto de su eyasión de Valençay, publicandose en el órgano oficial del Imperio con cuantas cartas, arrancadas á su debilidad, pudieran rebajarle en la opinión de sus súbditos, los importérritos campeones de la Independencia

<sup>(1)</sup> Napoleón decia en Santa Elena «Lo que proporcionó el descubrimiento de Kolli fué que bebra siemp e una botella del mejor vino, lo que se avenía mal con su traje y su aparente pobreza, dispertando con eso las sospechie de a "unos agentes de la policía. Preso y registrado, re hado entre sus papeles una carta de "a", en la que se invitaba à Fernau lo à escaparse prometiéndole toda clase de auxilios. Hizose cosfia ar à un espía enseñandola à representar à Kolli "y, provisto de los papeles que se habían coglida à éste, se le envió pudo à Fernando, quien ni por eso quiso hacer tentativa aiguna para fugarse, sun no teniendo ni la menor sospecha del engaño à que se le sometia».

española El Monteur del 26 de abril de aquel año de 1810 dió, en efecto, cuenta de las comunicaciones del comandante de Estado Mayor M. Bertheim, gobernador de Valençay, manifestando la prisión del titulado Baron de Kolli por denuncia del mismo D. Fernando, de las cartas del allí llamado Príncipo, muestro legítimo rey, solicitando ser adoptado por el Emperador y su traslación á otro punto, y del interrogatorio y declaración del que se quería hacer pasar por Kolli el día de su llegada a París ante Fouché como ministro de la policía francesa.

<sub>6</sub>Se quiero traza mas micua ni más odiosa? (1).

Y deciamos en el tantas veces citado opúsculo de Fernando VII en Valençay: «Lo que los imparciales vemos como torpe enredo que el mas miope descubre en el examen de esa misma publicación infame, llena de inexactitudes, de errores y contradicciones, eno lo descubriría ó lo temeria, al monos, un hombre tan astuto, tan suspicaz y receloso como Fernando VII? Y, descubierto ó presumido, ¿qué lo tocal a hacer al desventurado príncipo, temeroso de la perfidia de Napo-



<sup>(1)</sup> Pero tan poco hay mayor torpaza ni cabe proposito más ruin que el del famoso conón go que oculta su verdadero nombre con el anagrama Nellerto. Tiene en las manos el papel que denuncia la trama de Napol ón, para desacre litar el rey Fernando y dedica todo su tal into a len estrar el despreno que la merece le que el la na la novela del ém, do Kella. Y dice con la mayor fres atra «.Como do e fir gole Kolli satisfacer al interrogatorio heci o en la poli la de il 1.82 ¿.oo. le está el hombre tan perfectamente parecido al vercadero kelli, que lo pudo encontrar la poli la tan prouto como il eginaba las preten didas esc. hanzas!)

al'ero decimes nesatros, jes que Fernando VII, los de su comitiva y los guardianes de Valençay pod nu istinguir la copia no conociendo el original!

Habrase visto inocentada como la dei afrancesado Llo rente?

león, ejemplo vivo de ella desde su fatal viaje à Bayona, y ante tantos otros como había visto de la crueldad y de las ambiciones del grande hombre, qué le tocaba hacer, repetimos, sino fingir la indignación que se le atribuye y redoblar las protestas de sumisión y de afecto con cuyo recuerdo tanto se le quiere rebajar en el concepto de sus vasallos y compatriotas?

Bien claro se ve que lo que se pretendía con la misión del falso Kolli, era que, cayendo Fernando en las redes que se le tendían, diera pretexto á medidas de mayor rigor del que ya se usaba con él. Poco después perdió Fouché el favor de que disfrutaba cerca del Emperador que, usando de medios que tan ajenos parecen á hombres de la severidad que suele atribuírsele, le substituyó, cuando menos lo esperaría, por-Savary, tenido por uno de los más crueles de sus agentees ó satélites (1).

Desde entonces la vida de los príncipes españoles en Valençay se hizo aún más triste y recogida que antes, temiendo, con la cuestión reciente de Kolli y el cambio de ministro, que podría ponerse en mayor peligro su libertad, si alguna habían tenido, y hasta su vida. Espiados siempre, no exentos de los disgustos que se producen siempre en las cortes, por muy diminuta que fuera la suya, agitadas de los celos, de la ambición de influencia y aun de medro en ollas, For-

Buena fama! El trata después de justificarse.

<sup>(</sup>i) El mismo reconoce cuál era la opinión de que goraba en Francia. Dice en sus Memorias: «Yo inspiraba terror á todo el mundo; cada uno hacía sus equipajes, no se oía hablar más que de destierros, prisiones y peor todavia, en fin. creo que la noticia de una peste en cualquier punto de la coeta no hubiera causado el espanto que mi nombramiento de ministro de la noticia a

nando VII, su hermano y su tío, no sólo tenían que andar muy vigilantes respecto á los franceses sus carceleros, sino con los mismos servidores suyos, de algunos de los cuales llegaron á sospechar por motivos que más tarde lo serían de una de las catástrofes mas tremendas y misteriosas que se registran en la historia de la restauración de la monarquía legítima de Espana (1). Pero si la locuacidad de las gentes de la servidumbre real permitía á Savary conocer cuanto se hacía y hasta se pensaba en la cámara de los Príncipes, tal era el recelo que infundía la posibilidad tan sólo de que se repitiera la intentona, acabada de fracasar, del barón Kolli, que se llegó á impedir la salida de D. Fernando á caballo, como en sus anteriores paseos, por el campo Y véase con qué traza, terpemente diabólica, como del mismo Savary. «No senti, dice en sus Memorias, no sentí inquietud alguna más que en una ocasión. El príncipe de Asturias manifestó de pronto gran pasión por los caballos, mientras que antes rara vez salía á paseo, y eso en coche. Yo me hallaba perplejo porque no quería ser víctima de un engaño ni faltar á clase alguna de respetos y consideraciones, privándole de un recreo que parecía agradarle. Tomé, pues, mis medidas; de pronto aparecieron detestables sus caballos de montar; cada vez que iba á montarlos se hallaban clavados ó cojos. Como no era gran jinete, se le atribuían una multitud de pequeños accidentes

<sup>(1)</sup> Nos referimos á la de D. Juan Hurtado de Amezaga, primer caballerizo que era de Fernando VII é Intendente en Valençay, donde, según el marqués de Ayerbe, se logró continuara sirviendo al Rey El conde de Toreno lo califica con los epitetos más denigrantes. Muy duro se muestra con él.

que eran obra de un hombre dedicado allí á toner los caballos en estado contínuo de cojera. Lo hice tan bien que se le pasó la gana de montar á caballo. Confieso que me alegré »

AD Fornando se le j asaría la gana de montar á caballo; pero de seguro que no se le pasó le de que había sido juguete de una grosería de las mas indiguas

Afortunadamente se ignoraron sempre en París las tentativas de Malibrán y Ayerbe para sacar á D. Fernando de Valençay, que si la de Kolli causó tal lujo de precauciones y vejámeres, equé no hubiera sido de saberse que partían de España iniciativas tan enérgicas para arrebutar al Emperador una presa que tanto le interesaba mantener entre sus garras? (1) Ibale ya preocupando á tal punto la guerra le la Península que, sin lo distraído que le tenía su casamiento con la Archiduquesa y despuís la esperanza, que tanto le halagaba, de un here lero para el trono imperial que con tanta gloria y fortuna conquistara, se habría quizás resuelto á dar en España el últuno golpe para la grande obra de su sistema continental. Ya había in-

Para que sa vez q té clase de nuticir a tenfa D. Estanisino de Koska Bayo al escribir au til re sobre Fernando VII, al a va ese parrafo

con la malegrada empresa del barón de Colly no tuvieron fin los aneños de sacar a herma lo de Va ençay, pagandole siempre pronto á ponerse el frente de los peligros que rodeaban la causa de la mación. Así es que pir el Mansterio de Estado se dió al marqués de Averbe el encargo de trasladares á Francia y tentar los niellos de libertar al principe deseado Ayerbe se hizo á la vela en Cadia en el bergantín Palomo, provisto de dos millones de reales, y conociendo cuán imposible le sería llevar á cima su empresa por las dificultades que ofrecían la mituación de Fernando y su mela volan ad, regresó á España. Al pasar por Aragón tuviéron e por sespechoso unos paísanos, y como bastaha la menor sombra para co acter los más atroces delitos, diéronle la muerte sin piedad.»

dicado ese proposito á algunos de sus más próximos servidores y en Madrid y entre les mariscales que hacan aquí la guerra se decia también; pero repetimos .o que tantas veces hemos consignado, no debieron tan halagadores acontecimientos ser los que le retranajeran do ventr á España sino la repugnancia que sempre manifestó en tomar parte en campaña que bica calculaba no hal ria de concluir con una ni con dos batallas. Pero, per lo mismo, tampoco dejaba de exigir á su hermano Jese y a sus generales las mayores energias mulitares y políticas, usando de ellas en Francia para que con el ejemplo temblasen en Espa-La sus enemigos y se rindieran á su albedrio. Los prisioneros españoles eran tratados con excepcional rigor, y si les generales yacían en aquel como sepulero conocido por el Donjon de Vincennes, los jefes y oficiales y una gran parto de la tropa vivian muy vigilados y con la mayor estrechez en los departamentos septentrionales del Imperio, esperando un canje que nunca Legaba ó el ser en la primera guerra destinados á servir de auxiliares en el ejercito francés.

Algunos habían quedado en el Mediodía de Fran- La Reina do ca pero se descubrió ó se dió por descubierto un com-Etruria. plot que se supuse dirigido per la Infanta, ex-reina de Etruria, relegada entonces à Niza, para poniéndose a la cabeza, nada menos que á la cabeza de algunos de los prisioneros retenidos en Languedoc, venir con ellos a España á reforzar á los insurgentes españoles. Savary habia hecho arrestar en Amsterdan á un italiano emsario de la Infanta, detenido allí por falta de dinero con que tra-ladarse á Londres, donde debia entregar cartas al Rey, al Principe de Gales y al embajador espa-

nol, y con esos documentos á la mano y el emisario en su poder, el policiaco francés y Napoleón hallaron armas para vengarse de los reveses sufridos en España. La reina de Etruria fué llevada por el general Miollis á Roma para ser recluída con su hija la princesa Luisa Carlota en el monasterio de Santo Domingo, el mismo en que lo estaba la duquesa de Parma, separándola así de su hijo, que fué enviado con los abuelos que á la sazón residían en Marselia.

La historia de aquel suceso es la siguiente

La reina de Etruria, no pudiéndose conformar con su destierro en Niza, habia hallado un toscano, Gaspero Chifenti, conocido por su lealtad á la dinastía, que se prestara á procurarla un barco en que huir á España, Sicilia ó Inglaterra. Chifenti se había transferido por Túnez y Malta á Palermo, donde en seis meses de continuo porfiar no había logrado el flete de un barco inglés ó español; tal fué la resuelta actitud de Bardají, que acababa de llegar de Viena, en contra de la del embajador D. Manuel Gil, del almirante Colingwood y de toda la familia real de las Dos Sicilias (1). Tuvo, pues, que volver á dar cuenta de

<sup>(1)</sup> En 1854 se publicaron en Florencia unas Memorie sulla tentata evamone della Regina d'Etruria dul territorio francese nella anno 1809, con el diario de la expedición de Chifenti, de donde recogemos estos datos. De ellos resulta que Bardají usó de los argumentos más fuertes para disuadir á la reina Carolina de su noble propósito de acoger en en corte á la desposeída Infanta. El hijo de Chifenti que es quien publicó el Diario, dice á propósito de eso- «E di ció non contento, non puó inmaginarsi con quanta animositá accusasse exiandio ingiuriosamente, per private cagioni, l'infelice Regina di Etruria di alcuni falli politici, sorgente, secondo ini del disastri di "pagna, e gettasse com i tristi semi della discordia e degli odi fra quei Congiunti, che scambievolmente si amabano con ammirabile esempio.»

sus mútiles gestiones en favor de la Infanta, la cual continuaba en Niza. Pero tanta tardanza, que la hacia augurar mal de la misión de Chifenti, y su impaciencia por huir del territorio francés, la inspiraron la idea de confiar á un señor Sassi, mayordomo de su casa, algunas cartas que debería entregar al soberano de Inglaterra y á las demás personas ya citadas, exponiendoles su cuita y pidiéndoles su asistencia. De esas cartas no se deduce la intención de sublevar á los prisioneros en Languedoc, como no se recurra á la interpretación de algunos puntos suspensivos en que, an embargo, no parece tener cabida. Ni en la dirigida á Jorge III, ni en las escritas al Príncipe, Regente luego del Reino-Unido por la demencia de su padre, y á Alburquerque y su sucesor en la embajada de España, se hallan otras frases que las que conducen á conmover el ánimo para que saquen á la infeliz Señora y à sus hijos de la triste situación en que se ven (1).

Preso en Amsterdan el Sassi, lo fué inmediatamente Chifeuti en Liorna; y los dos, llevados en París á un consejo de guerra, fueron condenados á muerte, sen-

Acaba de publicarse en Francia un libro curtosisimo con el titulo de Le Royaume D'Etrurie (1801-1807).

Sa autor, M. Paul Marmottan, ha logrado reunir documentos méditos y de grande autoridad para describir la creación de aquel reino y el gobierno de su primer soberano, hijo del

<sup>(</sup>i) He aqui la carta al Rey: «Al Re d'Inghilterra Giorgio III. — Signor mio Fratello. — Nizza 5 agosto 1810 — Vostra Maestá non puó ignorare la disgraziata situazione nella quale io mi trovo con la mia Famiglia dopo i terribili avvenimenti che ci hanno privati dei nostri stati e della nostra libertá ... Sono in obbligo per me medesima, e debbo per i mici figli tentare tutti i mezzi che possono contribuire a cambiare la nostra sorte..... Io ho dovuto prendere la rizoluzione d'invocare per me e per gli stessi mici figli l'assistenza di vostra Maestá. — La Regina María Luisa».

tencia de que fué indultado el primero el 26 de julio de 1811 en el sitio del suplicio y cuando ya tenía vendados los ojos, y que se ejecutó en Chifonti con tan repugnanto desigualdad à pesar de los ruegos del gran du que Fernando III de Austria al emperador Napoleón.

Vengassa de Napoleón

Todo esto produjo un recrudecimiento en el rigor que se usaba para con Fernando VII, aun cuando con las protestas más hipócritas por parte de Napoleón y de Savary. Ese rigor se extendió á escascar á los príncipes relegados á Valençay los recursos más necesarios para el trato á que estaban hechos y merecian por su calidad; escatimándose al Rey hasta el punto de no dársele más que 1.000 francos mensuales para todos sus gastos y á los Infantes cantidades con que les era imposible atender a su mantenimiento y á las limosnas que so habían acostumbrado á hacer en la comarca misma de su presión (1).

Considera ciones No cabe duda en que la conducta de Fornan-

Duque de Parma, casado con la Infanta María Luisa, bija de Carlos IV, Rey de España

Para los espuñoles tiene suma importancia el escrito de M. Marmottan, como que se refiere á una de las más extrafias resoluciones de Napoieon, primer Cónsul de la kepública francesa, creando una monarquia entre las varies fracciones republicanas de Itana, y eso en honor de la familia Real Borbonica, representante entonces de la dinastía de Enrique IV.

Lastima que la obra del erudito autor de «F. Remo de Etruria» no se extienda à recordar las diversas peripecias que se sucedieron en la vida de la Reina viuda que, como as ha dicho antes, fué recinida en un convento de Roma apartán la de sus hijos, envisdos à Marsella con Carlos IV y María Luisa, sus apuelos

(i) «Y caso raro en quien ha sido tachado de gestador en todo género de distracciones hasta suponerse e dilapidador del tesoro publico para satisfaceras, en un libro existente en la Biblioteca real y que contiene fas cuentas originales y firmadas de Valençay, se observa que, mientras los infantes D. Antonio y D. Carlos se permitian pedir cantidades superiores à la de su

do VII en Valençay da lugar á todo género de juicios. a rudas inculpaciones, á protestas patrióticas y á razonamientos que la disculpen. De esos juicios se ven llenas las mil historias que se han escrito de aquel moparca, con la parcialidad todas que naturalmente habran de inspirar las pasiones políticas, nunca más excitadas que en su turbulento reinado. Que las cartas 400 escribió á Napoleón y á José Bonaparte, felicitana á aquel por sus victorias y al Intruso por su elevacon al trono de España, pueden revelar una debilidad vergonzosa é indigna de quien se lo veía tan procaznente arrebatado, es más que evidente. Para algunos esa debilidad revistió los caracteres de la cobardía, aconcebible en quien, habiendo ceñido á su frente cotona como la española, tanta obligación tenta de merecena y le era di do ver á su pueblo hacer los sacrificios L & sublimes y costosos, los do la vida, la independenca y el bienestar, para devolvérsela más gloriosa toda va y respetada. Disculpan otros esa debilidad con la peligrosisima y, más que peligrosa, dificil situación de Doi, Fernando en Bayona, preso con artes tan viles, entro unos pad es cuya irritabilidad aumentaba con vose libres y pudiendo desmentir sus concesiones for-2adas de Aranjuez, y el ommpotente Emperador árbibo de la vida del Príncipe, sin escrúpulos, ya abandonados dosde el trágico atentado que tuvo su desenlace en los fosos de Vincennes. Esa situación era, con efecto, de muy difícil salida, sobre todo, al no ofrecerse

consignación y cataban siempre en deuda, D. Fernando ne solito, ó al menos no obtuvo n. un solo mes otra suma que la indicada de los 1 600 francos, rasgo digno de tenerse en cuenta en un personaje á quien se ha hecho blanco de toda clase de luos personales y políticos..... «Fernando VII en Valençay».

otra que la señalada por el inexorable autócrata, la de una completa abdicación de cuantos derechos otorgaban á Fernando el nacimiento y la historia, ó la muerte. Porque desde la de Enghien habría muy pocos en Bayona que no creyeran á Napoleón capaz de ejercitar las mayores violencias para poner término feliz á la abominable empresa de apoderarse de España y unirla á su soñado sistema de dominio universal.

¿Puede esa debilidad disfrazarse con la forma esencialmente hipócrita del disimulo, habitual ya en Don Fernando por su educación en corte como la de sus padres, si corrompida, por algún lado, hasta los mayores extravios é indisculpables vergüenzas, temible, de otro, por las injustificadas pero también desapoderadas ambiciones, ocultas al parecer, de quienes las abrigaban, imposibles de disimularse para la perspicacia del pueblo español y los recelos y astucia del príncipo interesado más que nadie en burlarlas y en su día esstigarlas? Cuestión es ésa á que sólo el tiempo podría contestar, y no es llegado el en que nos sea dado emitir un juicio que, sin más datos que los hasta ahora aducidos, parecería aventurado.

Y concluiremes este asunto diciendo con M. Quin: Después de aquellos acontecimientos (los de Valençay), el nombre de Fernando no vuelve á sonar en la historia hasta la época en que la fortuna principia á abandonar al guerrero á quien había favorecido tanto tiempo, y á elevar y engrandecer á los que tantas veces había vencido» (1).

<sup>(1)</sup> Véanse en el apéndice núm 1.º, las cartas de Fernando VII arriba citadas y algunas, las más intercantes, que se refleren á la tentativa fracasada del barón Kolli.

Frente á Fernando VII y los Infantes sus allega- Los Afrandos, presos en el lóbrego palacio de Valençay, hay que estudiar á aquellos de sus antiguos súbditos que gozaban de las ventajas del poder al lado del Intruso, conocidos con el título, asaz denigrante, de Afrancesados. Una miopía lastimosa, impropia en hombres que sus contemporáneos tenían por los más ilustrados, los más sabios de nuestra patria, y el orgullo que les inspiraba esa misma reputación, les condujo al campo enemigo, creyendo que su influjo arrastraría la nación entera en pos de ellos. «No conocían, hemos dicho en la *Intro*ducción de esta obra, no conocían, á pesar del talento indisputable de algunos de ellos, el verdadero carácter de los españoles. Calcularon por la desgracia presente, que creían no poder remediar por sí mismos, y fundaron su esperanza en auxilio extraño, nunca desinteresado y pocas veces noble, ateniéndose los gobiernos á principios de moral muy distintos de los que sirven de norma á los hombres en sus relaciones privadas.»

Por ese error comenzó, en efecto, á formarse el bando afrancesado. De Napoleón esperaba una gran parte del pueblo español el remedio á los, de etro modo, incurables males que afligían á la nación desde veinte afios antes. Era el nuevo César ardientemente deseado mientras se tomó su intervención en los asuntos de España y, sobre todo, en los de nuestra familia real, por favorable á Don Fernando, á quien se vefa oprimido, vilipendiado y en peligro hasta de la vida per el favorito de sus padres. Odiado éste de cuantos no llegaban á saborear sus beneficios, creiase que sólo un brazo tan poderoso como el del incontrastable Emperador, cuyo genio militar tenía lleno de asombro y

de temor al mundo entero, lograría derribarle, y eso con un movimiento de sus ojos, con una señal de sus iras olímpicas. Los mas amentes de las glorms patrias, los que más orgullo manifestaban por las antiguas de nuestras armas y por el espíritu de superioridad que había distinguido siem; re á los españoles sus antecesores, no se desdefaban de esperar de Napoleón la ruina del insensato que, por satisfacer sus ambiciones, no se detenía ante el desdoro de la dinastía reinante y de la nación. El Emperador de los franceses era, pues, querido y solicitado de los españoles que no se rebajaban hasta temer de él las artes y las violencias que luogo habría de desplegar contra ellos. Lo consideraban tan generoso y magnánimo como fuerte.

No tardó en llegar el desengaño, y cuando pudieron tocarse las consecuencias del error en que estaban los que habían creído en los nol les propósitos proclamados por el grande hombre y sus agontes diplomáticos y militares en Madrid y las provincias, entró la división en los ammos y la lucha entre los que, pasando ó haciéndoso pasar por los más previsores, continuaban ateméndose á sus opiniones de antes, y los que dejándose llevar de sus irgénitos instintos de independencia y patriotismo, se empeñaron en la ardua y arriesgadisima empresa de mantenerlos ante cuantas artes y violencias se quisieran usar para sofocarlos. De ahí nacieron los dos partidos, con opiniones que podrían, como ha dicho alguno, ser abrazadas por unos y otros de buena fe, sin otro objeto que aquél que mas conviniera al bien de la nación, pero que, distando tauto, iban á chocar hasta disputarse honor, patriotismo, talentos y fuerzas con que obtener ese bien para



mayor gloria y fruto de la patria. El triunfo de Bailén y la retirada de los franceses á la izquierda del Ebro decidieron para siempre la formación y persistencia de es a artidos, manteniéndolos ambos como cuestión de honra, con la pretensión, el afrancesado, de, como el mas salho, atraerso has oj iniones de la generalidad de sus conciudadanos con la razon, la filosofia y el interés nacional en sus bandoras, y con la sarmas, el estañol, que le daban la justicia de su causa y la gallardo, el desapropro y espáratu de litertad geniales en muestra raza.

Y hemos de decirlo en Lonor de los últimos: los razonan entes que principalmente manejaban les afrancasados ercyendolos concluyentes, eran los que en su conecpto conducian a convencer á sus adversarios de a convenimenta de su trainfo para la nación. Pero como esa conveniencia ese interés, para ellos supremo, so fundaban en el miedo al poder, por nadie hasta entonces superado, de Napoleon, émulo feliz de los mas famosos capitanes de la antiguedad y vencedor de las primeras, de todas les potencias militares de la Europa continental, el partido español se empeñaba cada dia con mas insistencia en rechazar las imposiciones con que el Emperador, con sus opereitos, y los afrancesa los, con sus discursos y propaganda, le ama nazaban y a ligian. Ese era el flanco, el la lo más déba do los partidarios de la causa napeloólarea en Espapaña Empezalan por negar la justicia de la causa establa con las rezones de un costa politismo que Equi aadle entendia, y observando que, aun concedie dola, no bastaba para defenderla, porque es necesano que la guerra soa sobre todo conveniente para

Sus razona -

que sea abrazada y mantenida (1). ¡Sofisma torpe, impregnado en la filosofía que, reinante en los días anteriores à la revolución francesa, no había sido, con todo eso, practicada por sus defensores al compás, eminentemente patriótico, de la Marsellesa/ ¡Sofisma cruel que hace depender de una prudencia que tanto se parece al miedo, la resolución generosa de los pueblos, atacados injustamente, para repeler la fuerza con la fuerza y el insulto con la venganza!

Ese de la conveniencia es un tema que se cafa mempre de los labros y de la pluma de los que nunca se amoldaron á la idea de confesar su error; porque, no sólo aparece en el escrito mencionado de los dos ministros de José, sino en los de cuantos siguieron la bandera de aquel desdichado principe, juguete de los caprichos y de las ambierones de su despético hermano. «Contra qué ley peca el que no calcula sobre milagros, y se determina en sus acciones por lo que únicamente parece posible en lo humano?», decia un panegirista de D. Mariano Luis de Urquijo. Ese mismo ascritor afiadía luego: «En tal situacion, ocupada la mitad de la España por los exércitos franceses, y abandonado el resto á la anarquía, ¿qué opinion podía pronunciar un español juicioso? La que pronunció Urquijo, la que pronunciaron todos los hombres sensatos que se hallaron en estado de emitir un voto libre, la

<sup>(1)</sup> Decian Asansa y O'Farril en su Memoria. «Ací que re sulta probado, no sólo por evidentes razones, sino por la conducta que han observado las naciones y sus jefes, que la justicia de una causa no basta por si sola para que una guerra sea conveniente y como tal deba abrazarse, y que las razones de su inconveniencia pueden presentarse tan probables y poderosas, que lejos de ser un crimen, se haga un servicio à la nación en evitársela».

que en las circunstancias estaba dictada por el interés de la España; la que habría triunfado al cabo sin los yelos del Norte, y aun después de ellos sin la obstinacion inconcebible de Napoleon; en fin, la que no podrá nunca reputarse ni por criminal ni por censurable, sino cuando se acierte á probar que raciocmar es un delito y que el furor no es un acto de demencia. Y con decir, pero con la mayor seriedad, que Sagunto y Numancia, sepultándose en sus ruinas, dejaron á Aníbal y al segundo Escipión sin enemigos, y que, al aconsejar en Vitoria la evasión de Fernando VII y ofrecerse, después de realizada, á negociar con Napoleón, podía Urquijo compararse con el cónsul Posthumio lavando la afrenta de las Horcas Caudinas, y á Régulo volviendo al poder de los cartagineses, dábasele á considerar como exento de toda tacha de tránsfuga, de desleal ó traidor á la causa del rey legítimo y de la nación (1).

Parece imposible, á pesar de tales protestas, que un Urquijo, derribado por Napoleón en diciembre de 1800 por haberse opuesto al nombramiento de Luciano Bonaparte para embajador en Madrid, y un Mazarredo, destituído poco después del mando de la escuadra de Brest calificándole de un bolo (une ganache), cediesen ocho años más tarde á las sugestiones de su insultador para servir al hermano y correr su suerte. Es verdad que, al constituirse el gobierno de José, le escribía Napoleón que el nombramiento de

Томо х

1

<sup>(1)</sup> Un notable hombre de Letras, que no queremos nombrar, declaraba en 1845 que su padre, emigrado en Francia por igual causa, era quien había escrito el Elogio de Urquijo.

Urquijo para el Ministerio equivaldría á la más hermosa proclama que pudiera dar, y que buscó y requirió á Mazarredo para el de Marina, haciendole, además, ascender á Capitán general por sus grandes servicios en la escuadra, de cuyo mando le habia hecho destituir por bolo.

Era un concepto muy general el de que sería imposible resistir al Coloso y que el Dos de Mayo había. sido la primera de las locuras que las provincias andaban ejecutando para la completa ruina de la nación española. Ahí está el libro de Nellerto, el famoso canónigo amigo de Godoy, denunciador de cuantos mostraron la menor debilidad, siquier en muchos sirviera para disimular durante su estancia al alcance del inexorable usurpador; ahí está, repetimos, para repetir si no iniciar el mismo argumento de todos los afrancesados, ninguno lo furioso, sin embargo, encarnizado y recalcitrante que é . El miedo que empieza á producir sus efectos con las amenazas dirigidas por Napoleón á Fernando VII, se extiende á los que habían acompañado á la familia real española, y luego á los llamados á la magna junta de Bayona para reconocer al Intruso y dar la constitución con que reinaría, es en todos los que después no le huyeron el argumento con que pretendian disculpar su error o sus aficiones (1). Nellerto justifica así ese pavor, tan generali-

<sup>(1)</sup> A los que han creído que las amenazas de Napoleón á D. Fernando eran de burla, como vulgarmente se dice, les recomendamos la lectura del capítulo 4º de la obra de Nellerto Las cartas escritas en aquellos momentos por l'érez de Castro, O'Fárril, Lazán y otros, demuestran que en su concepto la cosa iba de veras. O'Fárril decía después en Madrid: «Allí, en Bayona estábamos temblando de las resultas, ya no dábamos

zado entonces en concepto de opinión sabia y prudente. En fin, es un hecho ciertísimo é inegable por los hombres de buena fe, que hasta la noticia de la batalla de Bailén, todos los españoles juiciosos, capaces de formar cálculos sobre datos, y conocedores del estado del exército real, estaban persuadidos á que no había remedio en España contra la mutacion de dinastía. Todos, todos amaban de corazon á Fernando VII; sentían su desgracia, pero pensaban que no pudiendo ya evitarla, era forzoso sacar del mal algun bien para la patria».

Ninguno, continúa, estuvo afectado de pasion en favor de la dinastía francesa. Ninguno, ninguno. Es injusto, falso y calumnioso quanto se ha dicho en contrario. Algunos se adhirieron desde luego más abiertamente al rei Josef. Pero lejos de haber creido que cometían crímen, lo reputaban por verdadera v.rtud civil patriótica. Una vez formado el concepto de que no podía menos de prevalecer (en lo cual entonces estaban todos conformos), ellos creían que si evitaban los males de la guerra, y las ruinas de la patria, serían tenidos por héroes con el tiempo, y que si no arrivaban á tanto, disminuman sus daños, prestándose á obrar aquello que practicado por militares y extrangeros, sería mal quatro veces mayor.

Pero no ya para dar al público esa manifestación de opiniones que, por lo unánimes entre los afrance-

por seguras las vidas del rey y domás, si aquí hubieran ustedes hecho algo » Se llegó á comisionar á Lazán para que impiatropello que se terría; pero estaba la sublevación aragonesa diese el alzamiento de Palafox, su hermano, á fin de evitar el tan adelantada, que se creyó imposible el contenerla.

sados, pareciesen perfectamente sinceras y justificadas, sino que en cartas particulares y en algunas reforzando hasta en demasía el argumento, se procura inculcar éste en todos los ánimos y herir todas las inteligencias para obtener la convicción de ser harto verdadero, eficaz y fundado.

En un manuscrito que tras de investigaciones muchas y penosas se logró saber que era obra de D. Luis Marcelino Pereyra, abegado y catedrático muchos años en Santiago, y alcalde de casa y corte en Madrid reinando José Napoleón, existen cartas a un amigo en justificación de su conducta en Bayona, junto á Zaragoza, después, al procurar con Castelfranco la rendición de la ciudad heróica, y, por fin, de la que observó durante la guerra al servicio del Intruso. Como buen abogado, aunque en mala causa, no pierde ripio en los argumentos á que cree deberse acogor. En la cuestión de justicia, de que ya hemos hecho mención, exclama. «La justicia, se dice, es lo primero. Y aun lo único, añado yo, quando se trata de derechos agenos... Pero otra cosa es tratandose de derechos propios: acerca de los quales, no menos que la de justicia tienen cabida las consideraciones de prudencia. Vindicarlos, puesto que sean incontestables, será muy grande desacierto, si mayores males son de temer de su vindicacion, que de su violacion hayan de seguirse, y dexerse llevar, sin mirar á más, del sentimiento de la injuria que se recibe, es de mujeres y de niños, que no de varones fuertes y juiciosos. Hánse de medir las fuerzas y los medios con las dificultades del empeño; hánse de considerar sus diferentes éxitos, y consequencias y dexos; hánse de estimar sus probabilidades: y todo

antes de salir á la demanda el hombre cuerdo ha de compararlo más ó menos detenidamente según sea el negocio de importante».

Ni corre más esto, añade, por los particulares que por las naciones; procediendo de ahí que en todos tiempos se las haya visto consentir cosas no sólo duras y graves de sufrir, sino también injustas, y notoriamente injustas, quando por no sentirse con fuerzas para contrastarlas, quando por no acarrearse contrastandolas desventuras aun menos tolerables.

Y pone varios ejemplos para probarlo y para demostrar luego que la conducta de los españoles en Bayona fué la más propia para servir á la patria. Y tomando por sucesos los más improbables, por verdaderos milagros, los éxitos alcanzados en la primera campaña de 1808, llega hasta abominar de ellos, porque han creado una opinión á todas luces errónea la de que España lograría salir triunfante en la demanda. «He aquí, dice á los principios de su escrito, el fruto de nuestros esfuerzos y del engreimiento y falsa seguridad que nos inspiró la decantada victoria de Bailén. Victoria funesta, de que se dolerá España siglos enteros como se duele el jugador de la ganancia de un día que enviciándole en el juego le conduxo por último al hospital».

Es hasta donde puede arrastrar la pasión ó, por mejor decir, el empeño de justificar un error que no se atrevería á reconocer nunca el desatentado jurista, mucho menos á fines de 1809, que es cuando escribió aquellas cartas. En ellas, si las transcribióramos, hallarían nuestros lectores todos los razonamientos de que se valían los afrancesados para rechazar el califi-

cativo de traidores con que los señalaban los españoles defensores de la causa de nuestra independencia.

No vá tan lejos el autor de un anónimo, conocido de cuantos han tratado de historiar la guerra de la Indopendencia por su título de Exámen de los delitos de INFIDELIDAD Á LA PATRIA, IMPUTADOS Á LOS ESPAÑOLES SOMETIDOS BAXO LA DOMINACION FRANCESA. En ese libro, en que se quiere salvar la intención de muchos, no de todos como en ol de Nellorto, se conceden la justicia á la causa española y los motivos que provocaron la guerra. Y si no, véase el siguiente párrafo de su capitulo XXIII. La opinion, se dice en él acerca de la guerra de España, no se ha dividido jamás sobre el derecho; sobre el kecho ha sido unicamente la contradiccion que ha tenido de muchos Nadie aprobó como justos los títulos de Napoleon al trono de la nacion: nadie ha sostenido como validas las renuncias á favor suyo: nadie ha defendido la legitimidad de las actuaciones de Bayona: nadie ha impugnado los derechos de Fernando VII nadie ha contradicho la justicia de España en oponerse á la usurpación Si la opinion por si sola puede ser un delito, ésta solamente lo sería, como opuesta al derecho de gentes y á los principios de la justicia universal Pero, como las guerras no so deciden por la razon, sino por la fuerza de las armas, no basta tener aquella de su parte para vencer, si no se tienen los medios de derrotar al enemigo que la contradice».

Ni ¿cómo podían negarse los fundamentos precisamente en que se apoyó una sublevación que, de no ser justa, patriótica y horrosa, nunca habría logrado hacerse tan general y obstinada? Las guerras en España ban ofrecido siempre tales caracteres, y por eso parecían inacabables. Nuestro pueblo entendía el honor nacional de otro modo que los demás, con lo que logró desorientar hasta hacer caer en los más graves y transcendentales errores á los que, considerándose los más sabios estadistas y filósofos pretendían dirigirlo. Burlados en sus egoistas y cobardes propósitos, los que no se arrepintieron ó no confesaron su error ante la evidencia y eficacia de la tan valiente cuanto espontánea resolución de sus compatriotas, apelaron al torpe expediente de atribuirla á falta de luces, de prudencia y aun de verdadero patriotismo en ellos.

Porque eso sí: el talento, la sabiduría y la sagaz y previsora cordura en asuntos que tanto interesaban á la salud y grandeza de la patria, parecían, si se les escuchaba, patrimonio exclusivo de los afrancesados. Sus escritos, como declaraciones, manifiestos y pláticas, los libros todos que han dado á luz para explicar su conducta, rebesan de orgullo en tal concepto, considerandose sus autores los únicos sabios, prudentes y patriotas en tan aflictiva y crítica ocasión. No acabaríamos de estampar celificativos de ese género de no habernos propuesto ser parcos en la exposición de los asuntos no militares de aquella época, que, de otro modo, probaríamos que es inexacto tal concepto, desgraciadamente bastante extendido entre nuestros mismos compatriotas. ¿Es que Jovellanos y Saavedra, Floridablanca y Toreno, Argüelles y cien otros, bien conocidos por sus talentos políticos y literarios, Cas taños y Blake, Escaño y Ciscar y no pocos más, la generalidad de nuestros generales de mar y tierra, no valían lo que los presuntuosos, que nos resistimos á nombrar,

arrastrados al bando del Intruso, más que por sus previsiones patrióticas por los lazos de gratitud al Generalísimo y Almirante que tanto y tan esplendidamente les había pagado sus ditirambos, á unos, y sus adulaciones á los demás? ¿Ni qué más prueba de eso smo la del acierto de aquellos al seguir el impulso dado al movimiento nacional por el pueblo español, y el desencanto de los que, pretendiendo contenerlo, fueron arrollados al abismo de su descrédito y de su infortanio? Su sabiduría, ya que suponían tener acaparada. la de todos los españoles, no les sirvió más que para, según ya hemos dicho, comprometer al país en un camino del que, si salió con gloria, fué à costa de torrentes de sangre y de calamidades sin cuento. Porque Napoleón halló en el español un pueblo devorado por la discordia; y conocedor, como pocos, de los efectos que siempre ha producido tan deletéreo vicio en las sociedades humanas, la aprovechó para la ejecución de sus planes de conquista de la Península, crevéndola, así, posible y aun fácil. En su inmenso talento podría recelar los obstáculos que al fin se le opusieron, y hasta, aunque tardiamente, los dejó declarados en su cautiverio, pero acaso los creyó allanados por quienos, adhiriéndose á sus pensamientos, se los pintaron, no sólo realizables, sino que provechosos también para la misma nación en cuya conquista se iba á compromater. Napoleón se balló en Bayona con dos partidos, favorable, el uno, á los reyes padres, al rey Fernando el otro, y creyó que España estaba igualmente dividida. Los dos solicitaban su protección; el primero, para una restauración imposible ya; el segundo para el mantenismento de una soberania indubitablemente sancionada por el aplauso de la nación. Vió, y él lo decía después, que no se le podía presentar ocasión mejor para realizar en Occidente la idea del\*sistema continental con que soñaba, y la cogió sin poner mientes en los obstaculos que pudiera encontrar, bastándole, para no verlos, el espectáculo que le ofrecía aquella corte corrompida ó torpe que se echaba á sus pies. «Tenía delante de mí el nudo gordiano y lo corté.» Eso dijo en Santa Elena; pero por más que pretendiera justificar la resolución de tal problema con los argumentos que ponían á su alcance la torpeza y la debilidad de sus víctimas, los que usó no fueron sino los brutales de la fuerza, en nadie más que en él temibles en tan decisivos momentos.

Y de ahi la evolución verificada por los próceres y notables presentes en Bayona á las repugnantes escenas de las renuncias de la corona española, y de los llamados á sancionarlas en aquella junta magna, innegable guet-apens que en vano quiso desmentir su autor. ¿Qué iban á hacer los ilusos que habían caído en tan pérfida emboscada? Metidos en aquella espelunca, amenazados del león que les hacía instrumentos de su rapiña, de tanto tiempo atrás atisbada y puesta ya en sus garras ¿osarían volverse contra él, afrontarlo y luchar?

Napoleón, con efecto, no quiso volverse á París sin dejar acabada su obra de expolisción; y para formalizarla y dar sanción solemne á tan escandaloso atropello, no sólo declaró preceptivas cuantas funciones confió á la Junta de Bayona, usurpando las antiguas de los cuerpos legislativos de nuestra patria, sino que la hizo constituyente pretendiendo para sus deliberacio-





nes y sua acuerdos la fuerza que no hacía mucho había arrebatado á los de su país. No hubo medio para resistiratal imposición; y servidores leales de la corona y generales, prelados y jueces, cuantas notabilidades creyeron deber someterse al llamamiento de Napoleón, hubieron de aceptar el papel de árbitros para dictar nuevas leyes, imponer otro rey y hacerlo jurar á la nación entera. Si alguno se atrovió, según hicimos ver al recordar aquel que bien pudiéramos llamar Congresillo de Bayona por lo arbitrario de los poderes prescritos á sus diputados y lo informal de sus procedimientos, si alguno se atrevió á rechazar semejante imposición, pronto hubo de ceder ante las iras y la amenaza del tirano, no quedando á los refractarios otro recurso que el de la obediencia más ciega, el disimulo por entonces, y las que después han dado en llamarse reservas mentales para en adelante. Se conoce que no bastaba todavía tanta humillación y hubieron muchos de aceptar ministerios, cargos de Palacio ó destinos del Estado, y, lo que es más, servir de cortejo al fiamante soberano que se les había impuesto y se decía elegido por ellos hasta la capital, cuyas puertas se proclamaba haber aido abiertas por una batalla en que corriera á torrentes la congre española.

Los decleales en aquella ignominiosa jornada de Bayona, los débiles y aun los que apelaron al disimulo para librarse del férreo yugo á que se veian sujetos, recibieron el dictado de Traidores, que se cambió por el de Jaramentados cuando, ocupada la mayor parte de la Península, apareció el ilegitimo gobierno de Madrid con una organización que exigió el juramento en los que la formaban y servian. El de Afrancesados se

aplicó con preferencia cuando, después de la evacuación de nuestro territorio por los imperiales, parecieron impropios aquellos epítetos, adoptándose el último por más general, el más vago, dice Amorós en su libro, é indeterminado de todos, el más fácil por tanto, y acomodado para aplicarse indistintamente; el más útil para servir al odio de nota y señal en una persecución (1)

Cuando uno se engolfa en la lectura de la Gazeta de Madrid, órgano oficial del gobierno de José Napo-de la Gazeta .00n, recibe la impresión más triste y desconsoladora en cuanto se refiere al asunto en que nos estamos ocupando. Dejando á un lado los artículos doctrinales ó científicos conque los redactores de la Gazeta llenaban luecos que les producia su repugnancia á materias de una actualidad que pudiera abochornarles; si de vez en cuando se decidían á tratarlas, dejaban á descubierto una conciencia que cualquiera, por poco que supiese leer, como suele decirse, entre renglones hallaba más escarbada que escrupulosa, más cohibida que severamente espontánea en sus descargos. Fuera, repetimos, de los artículos sobre la historia antigua y las ciencias naturales, físicas y exactas, en que tanto abunda el diario napoleónico de Madrid, se pueden estudiar los técnicos militares con aplicación á aquella guerra, atribuídos, para darles algún viso de impar-

No tiene razón en eso el afrancesado, uno de los amigos más consecuentes de Godoy, porque, libre apenas España de la dominación napoleónica, Fernando VII y los enemigos del elstema constitucional implantado por las Cortes de Cádia, se ensañaron casi exclusivamento con los partidarios de ese sistema y con especialidad con los diputados, perdonando y aun oltidando á los que con mayor ó menor entusiasmo habían prestado suo servicios al Intruso.

cjalidad, á militares españoles, la libertad de cuyo alvedrio puede suponerse con sólo observar su procedencia. Nunca se pone en duda la pericia de los generales franceses que con un número casi insignificante de combatientes, arrollan y destruyen los que parecían formidables de los españoles y de nuestres aliados. Ya que no se pueda negar la derrota de Bailén, se atribuye á impericia, cuando no á cobardía, del general en jefo francés y sus tenientes, la batalla de Talavera es un gran triunfo, las de Fuentes de Oñoro y la Albuhera. no lo son menos, y hasta se niega el revés de Salamanca. aun viendo á los aliados entrar en Madrid y á los franceses retirarse á Valencia (1). Pero ¿qué más? A uno de esos seudo militares españoles se le atribuyen estas palabras, como oidas de boca de un prisionero de la batalla de Almonacid: «Estos francesos son diablos: á pesar del fuego de nuestra artillería é infanteria, sua columnas trepaban á alturas que creíamos inaccesibles con el arma al brazo, y sin responder con un solo tiro al terrible fuego que les hacíamos, nada les detiene». Ni en el campo de batalla de Almonacid hay tales alturas inaccesibles, ni hay español que ceda á los franses en eso de escalarlas, para sel admirerse de la agilidad y valor de sus enomigos. Y de ese género son infinitos los artículos insertos en la Gaceta para incul-

<sup>(1)</sup> Se publicó en Sevilla la «Carta de un Español al general Castaños después de la batalla de Albuera», en que tambien se dice, y muy seriamente, que en Chiclana vencieron los franceses á triples fuersas de los aliados, haciendo glorioso el eitio de Cádia, que las banderas inglesas cayeron en Albuera á los pies de los imperiales, y que se había perdido entre los nuestros toda esperanza de ganar á Badajos (que se conquisto en seguida), y de mantenerse en Extremadura (que se conservó para stempre).

car en los que la leían la idea de triunfos tan frecuentes y decisivos que no diera lugar á la duda de una sumizión de los españoles tan inmediata como general y completa se decía ser la ocupación del país por los franceses. Procedimiento pudiérames decir universal en ocasiones semejantes de que se han valido cuantos pretendieron la conquista de pueblos cuya residencia luera de temerse, y que Napoleón usaba siempre, recomendando á sus delegados no lo escatimasen en los periódicos y á sus generales en sus boletines.

Lo que la Gazeta de Madrid no logra ocultar es el número de los enemigos del Intruso en todas las clases á las gentes, del Estado. No hay mas que detenerse un poco en la lectura de los decretos allí publicados ó en la colección de ellos que lleva el título de «Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I., para darse cuenta de esa observación. La verdad de las causas que los producen se pone de manifiesto por modo elocuentísimo en los preámbulos, mejor, á veces, que en las disposiciones que contienen.

Por ejemplo: el castigo de horca con que en el de- Las Justicreto de 24 de enero de 1809 se amenaza á cuantos pro- <sup>cias</sup>curasen reclutar mozos para los ejércitos españoles, sean, como en él se dice, ganchos, ú ocultadores, posaderos ó dueños de casa, lo mismo que á los seducidos, revela cuál sería el número de los que abandonaban su domicilio para unirse á los leales que combatían por la independencia de la patria. Eso decreto se extendió luego, en 9 de marzo, á las Justicias de los pueblos que ya hubiesen prestado el juramento de fidelidad, pero modificando la pena en algunos casos. El Intruso sabia que en varios pueblos esas Justicias toleraban la



recluta y leva de los mozos que se ofrecían á combatirle, y lo sabía en parte por delaciones de algún partidario suyo que saí buscaba el congraciarse con el
gobierno que había jurado (1). Pero ¿qué respeto
habían de obtener esos decretos cuando no había en
todo España una autoridad local que no se viese á cada
momento requerida para las exacciones más arbitrarias, vejada y maltratada por generales, jefes y soldados, por cuantos se declaraban representantes ó agentes del gobierno napoleónico? Doude mandaban un
Kellermann, un Dorsenne ó un Roquet, ¿cómo no
habían esas justicias, por mil juramentos que hubieran
prestado, arrancados siempre á la fuerza, de ayudar á
los pueblos en su rebeldía y esconder á los perseguidos de tan bárbaros tratamientos?

El clero.

Pues le que se ejecutaba con las Justicias, tenía que suceder con las autoridades eclesiásticas, con las de los conventos, particularmente, esparcidos, como se sabe, en gran número por todo el haz de la Península. Para obispos como los de Oronse y Santander y

No tuvieron los frailes poca fortuna al tropesar con Manarrado.

<sup>(1)</sup> Véase lo que escribía Mazarredo, ministro de Marina, desde la Mota del Marquée: «Así es que los pueblos en el momento que hai quien les aclare sobre su estado, y las ventajas de la nueva mudanza, no eólo detestan aus errores, gimiendo los males que les han traido, eino que aborrecen á los malvados, que guiados del fanatismo é ignorancia, los han seducido con grossras mentiras. Entre éstos había tres individuos, dos de observantes franciscanos de la ciudad de Toro, y otro de los descalsos de Tordestilas, que los tenían alucinados, predicando guerra é insurreccion, y hasta desatendiendo las órdenes de sus prelados. El general Masarredo los ha envisdo á sus conventos con orden de tenerlos en reclusión por seis mesas, sin perfuicio de asistir á los actos de su comunidad y con la de velar su conducta aun después de cumplido aquel término, probibiendo que pernocten jamás fuera de sus conventos».

otros varios, paladines enérgicos é incansables de la adependencia nacional, para prelados y abades de las órdenes monásticas, que en gran número se impusieton la patriótica tarea de enfervorizar á sus hermanos para que, á su vez, comunicaran al pueblo el fuego en que ardían á fin de impedir la propagación de la incredulidad y la heregía al mismo tiempo que la dominación extranjera, los hubo también débilos que sucombieron al miedo ó sujeridos por la idea, convicción en ellos, de que en tiempos tan revueltos y días tan crincos no debian alejarse del redil en que pudieran sus ovejas necesitar de sus espirituales auxilios. Con todo, no fueron tantos los últimos que evitasen la persecución que con saña sin igual ejerció el gobierno del lutruso contra ambas clases del clero antiguo.

Empezando por conminar con las más severas pe-189 à cuantos eclesiásticos se ausentasen de sus respectivos destinos ó conventos, como se disponía en 16 de febrero, se acabó el 18 de agosto de aquel mismo año de 1809 por suprimir todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales existentes en los dominios de España. Y no hay más que leer los preámbulos de aquellos dos decretos para observar cómo crecía y se propagaba el espíritu opuesto al jacobinismo frances en todos los ámbitos de la Península. Empezaba el primero: «Considerando que muchos Eclesiásticos y empleados públicos, hallándose ausentes de sus respectivos destinos, contribuyen con su conducta á extraviar la opinión del pueblo haciéndole concebir falsas esperanzas, esparciendo noticias fabulosas y exponiéndole de este modo á los desastres inseparables de la guerra... . etc.... etc. », y et segundo; «No habiendo

bastado todos los miramientos que hemos tenido hasta ahora con los regulares de las diferentes Ordenes, ni las promesas sinceras que les habíamos hecho de dispensarles nuestra protección y favor...., habiendo el espíritu de cuerpo impedido que hayan confiado en nuestros ofrecimientos, y arrastradoles a disposiciones hostiles contra nuestro gobierno..... etc.... etc... Por ahí se vé que, en lugar de someterse les ministres de paz, los representantes de los intereses conservadores más afinos á los principios de autoridad, á los del orden, por consiguiente, y mantenimiento en todas las esferas de una sociedad bien constituída, se rebelaban, por el contrario, é influían con los pueblos para que rechazasen, como los halagos, las imposiciones del falso rey que les habían dado la ambición del Emperador francés y la inepcia de sus anteriores soberanos ¡Y tanto como lo hacían desde los prelados hasta el fraile más humilde y el cura vulgarmente llamado de misa y olla! Y eso sin dejar, además, los robustos y hábiles de encender con el ejemplo el ánimo de sus feligreses, armándose cual ellos y llevándolos al monte ó al liano á combatir como mejor pudiesen á sus mortales enemigos.

La grande-

Algo refractarios á ese sistema de guerra, tomaron también las armas para esgrimirlas en los campos de batalla, los Grandes de españa y los Titulos del reino, si algo tardíamente algunos y esperando también los acontecimientos, con la eficacia, los demás, que dan la sangre, la riqueza y la ilustración que es de suponer en ellos. Ya en los principios del alzamiento nacional, y aun antes los que formaban el cortejo de Fernando VII en Bayona, Infantado, por ejemplo, protestando VII en Bayona, Infantado, por ejemplo, protestan-

do, puede decirse, ante Napoleón, y en Asturias, Andalucía y alguna otra provincia, en la junta misma de gobierno dejada en Madrid por aquel soberano, se habían hecho manifestaciones de resistencia en las clases de la nobleza española. Pero al conocerse las consecuencias del Dos de Mayo en las regiones todas de la Península y las renuncias de la familia real, precipitadas por aquel grandioso al par que cruento sacrificio de los hijos de Madrid, también la nobleza, titulada ó no, secundó patrióticamente la sublevación de la plebe, como los generales y los jefes superiores siguieron, cuando no iniciaron, la de las tropas. No hizo poco daño al rey José y, por consiguiente, á Napoleón, el arranque de los primeros Grandes que se adhirieron al del pueblo; y lo demostraron por manera evidente los decretos dictados por el Emperador en Burgos declarando traidores á varios de los que habían asistido á la junta de Bayona y unidose después á los sublevados en España (1). Ni aun los mismos juramentados

Tomo x 5



<sup>(1)</sup> En el decreto imperial de 12 de noviembre de 1808, en que se concedía perdón general y amnistía á los españoles que en el espacio de un mes depusieran las armas, se exceptuaba á Infantado, Híjar, Medinaceli, Osuna, Santa Cruz del Viso, Fernán Núñez, Altamira, Castelfranco, D. Pedro Cevallos y el Obispo de Santander.

De Infantado decía pocos días después el boletín del Ejército (francés) de España, de 7 de diciembre, lo siguiente. «El duque del Infantado ha sido una de las primeras causas de las desgracias que ha experimentado su país; fué el instrumento principal de la Inglaterra en sus funestos proyectos contra España; de él se sirvió para dividir al padre y al hijo; derribar del trono al Rei Carlos, cuya adhesión á la Francia era sabida; para suscitar borrascas populares contra el primer ministro de aquel Soberano; para elevar al poder supremo al

des por una comisión compuesta de tres consejeros de Estado y luego por la asamblea general de aquel cuerpo que propusiera la rehabilitación de sus títulos. Los trataron como á los acreedores del Estado posteriores al 6 de julio de 1808, á quienes se obligó, según decreto de 16 de diciembre del año siguiente, á presentar la certificación de haber prestado el juramento. Pero, ¿qué más?; con!esando que el mayor número de los principales ricos-hombres y títulos habían desconocido su interés prefiriendo la anarquia, se negaron las grandezas y títulos que no se concedieran por un decreto especial del Intruso, disposición que luego se modificó para con los que habían obtenido empleos en

Principe joven, que en su enlace con una Princesa de la antigua cam de Nápoles, había adquirido en contra de los franceses el odio de que no ha desistido jamás aquella casa. El duque del Infantado fué quien hiso el primer papel en la conspiracion del Escerial. Luego se le vió prestar el juramento en Bayona, como coronel de guardias españolas, en manos del Rei Josef. Restituído á Madrid, se le vió arrojar la máscara, y manifestarse abiertamente el hombre de los inglesce. En su casa se alojaban lus ministros de Inglaterra, en su sociedad vivian los agentes acreditados ó secretos de aquella potencia. Después de haber excitado á sus concludadanos á una resistencia insensata, se le ha vieto fugarse de Medrid 4 Guadalaxara con al pretexto de ir 4 buscar socorros, evitar por esta estratagema los peligros que había acarreado á sus concludadance, y no manifestar alguna solicitud sino à favor del agente inglée, que conduxo en su mismo carruage, y á quién sirvió de escolta, ¿Qué le valdrá esta conducta? Perderá sus títulos, perderá sus bienes, é irá á buscar á Londres los desprecios, al desdén y el olvido con que la Inglaterra ha pagado siampre á los hombres que han escrificado en honor y en patria à la injusticia de su causes.

su corte, los ministerios, el consejo ó los ejércitos y tribunales.

También los militares que, por sus vacilaciones en Tropas esaquel caos de la política francesa, tan violenta como paño las del artera, y de la española en Bayona, Madrid y aun en algunas provincias, tan cobarde como hipócrita, sin pronunciarse por uno ni otro partido esperaban los acontecimientos, tuvieron al fin que decidirse ante las prescripciones del decreto de 16 de febrero de 1809 en que se les exigía el juramento escrito al nuevo rey. Y no bastaba el juramento para mostrar su conformidad, sino que necesitaban solicitar á los tres días de publicado aquel decreto ser empleados activamente porque de otro modo serian considerados, así lo decía el artículo IV, como habiendo renunciado á sus empleos y goces y prerrogativas anexas á ellos y su carrera. Pocos fueron los generales que prestaron el juramento, y menos los que se decidieran á solicitar destino activo en las filas del Ejército, destino, después de todo, que no habría de dárseles, siendo francesas casi todas las tropas, que no irían, por consiguiente, á admitir jefes de otra nación ni el Emperador habría de consentirlo. Pero, doloroso es confesarlo, algunos de esos pocos gozaban de bastante autoridad en el ejército español antes de que abandonaran sus banderas. Pena da también verlos humillarse ante el Emperador y su hermano hasta un punto tan bajo para el altivo carácter español y los generosos alardes de independencia de la inmensa mayoría, la casi totalidad de sus compatriotas. En la apertura de las sesiones del Consejo de Estado el 3 de mayo de 1809, se oyeron discursos que ruborizarian al más despreocupado de entre los españoles del pueblo

bajo, pronunciados, ain embargo, por estadistas y próceres de la mayor altura jerárquica y, particularmente, por generales que habían alcanzado grande y justificada fama por sus talentos y antoriores servicios. Seducidos con el especiáculo que ofrecía Europa, vencida en todas partes por el hombre extraordinario que asomaba á nuestras puertas con su mirada atractiva, pero con la espada también en su potente mano, cayeron 4 sus pies tan impresionades por la admiración que inspiraba como por el pavor que infundía. Los O'Farril y Mazarredo podrían ser de los primeros, los Morla y otros pocos deben figurar en la lista de los segundos. Pero los más no se dejaron imponer por uno ni otro de esos afectos; y en sus ánimos influyeron con mayor fuerza el amor á la patria, según ellos le apreciaban ante la injusticia y las violencias del invasor, y la lealtad á sus antorrores juramentos. Quizás les arrastró por ese camino, además de esos tan dignos y justos sentimientos, el espectáculo de un pueblo que, al dejarse llevar de sus instintos de conservación como sus altivos é indomables predecesores, en su orgullo de no sufrir unposición alguna de extranjero influjo y comprendiendo cuanto ignoraban quienes pretendían dirigirlo, se lanzaba á la temeraria empresa de rechazar los halagos lo mismo que las amenazas con que á algunos de sus prohombres se les había atraído ó impuesto. Y ningún pueblo en el mundo ha ofrecido ese espectáculo con los signos de fiereza y gallardía, que el español entodas ocasiones y con particularidad en la de la guerra de la Independencia.

El lector habrá oído hablar de tropas españolas al servicio de José Napoleón; y ésas, de todas armas é institutos, hasta de una guardia real, combatiendo en algunos de los campos más nombrados de batalla. Fábula todo, pura fábula. Es exacto cuanto se ha dicho y escrito, cuanto aparece en las Gacetas y documentos oficiales de aquel reinado en lo que se refiere á la organización de los cuerpos que debían componer aquellas tropas, exacto en todo menos en la calidad y fuerza de esas tropas.

En medio de sus tristezas y las decepciones de su desairadísima posición, no creemos que el rey José tomara muy á pecho la formación de un ejército exclusivamente español, con el que, una vez pacificada la Península, pudiera privarse sin poligro de los servicios del francés. Pero Napoleón, que no adolecía de pesimismos, quería y fomentaba esa formación. Siempre en visperas de nuevas luchas con otros estados de Europa que se pudieran valer de sus inacabables operaciones en España, no cesaba de recomendar á su hermano nuevas creaciones de fuerzas que hubieran de substituir á las que el sacara de nuestro pais.

Ya expusimos en el capítulo VI del tomo VII, cuáles eran las tropas que había logrado organizar hasta agosto de 1809, sobre la base, algunas, de las creadas antes de le de Uclés, y en cuyos cuadros, todavía en embrión, entraron los prisioneros de aquella funesta jornada. Esa organización había tomado algún desarrollo al ocupar el ejército francés las provincias de Andalucía, donde el carácter impresionable de los habitantes y la creencia, en muchos, de que aquella campaña sería la decisiva para la sumisión de la Península toda, tenían creada, falsamente creada, una opinión no del todo desfavorable a la causa de los

invasores. Entonces decretó el nuevo rey la formación en aquellos reinos de otros cuatro regimientos de infantería con los nombres de Sevilla, Granada, Còrdoba y Jaén, formación que, como la de otros cuatro, Infantes, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Toledo en la Mancha, mereció las más amargas censuras del Emperador, por haberse hecho en gran parte con desertores del ejército español que, decía en sus despachos, no servirían sino para aumentar el número y la fuerza de las guerrillas

No por eso desistió el Intruso de su afán de figurar contando con ejército propio que pudiera acreditarle de soberano independiente y bastándose para mantener su trono sin ayuda extraña á la nacionalidad española. Y creó otros dos regimientos de la misma arma que los auteriores; uno de línea, el de Soria, y otro ligero, el de Murcia. De modo que, aun habiendo quedado en proyecto la organización de algunos de aquellos cuerpos, ya por resistirla los españoles llamados a completaria, ya por el rumbo que tomó la la guerra con el fracaso de la campaña de Portugal, José manifestaba en su correspondencia con Napoleón y en los órganos oficiales de su gobierno contar con tres regimientos de infanteria, un escuadrón de artillería, una compañía de zapadores, dos regimientos de caballería y una compañía de alabarderos para la guardia de su persona, nueve regimientos de infantería de línea y dos de ligera, cuatro de caballería, cazadores, húsares y lanceros, dos batallones de artillería en Málaga y Santander, una fundición de cañones y un colegio del arma en Sevilla, dos escuadrones de honor en el mismo Sevilla y en Granada, sapadores, escopeteros y gendarmes, urbanos, cívicos, inválidos, estado mayor y otros institutos, tan inútiles como los anteriores para el servicio á que oran destinados (1).

Porque la composición de las principales fuerzas acabadas de enumerar, ó no eran españoles ó habrían de ser mejor que fuerza, estorbo para las operaciones

## Guardia Real

t <sup>et</sup> Reg de Granaderos. 1.º de idem de Tiradores. Beg. de Fusileros. Escoadrón de Artilleria. Compañía de Zapadores.

ıΠ

A III

. de

s J⊪ ade

- G

v La

pqr3

1.13

' 1- ]]-

× 3

rel

t de

7 10

į. (9·

P ካው

3

Reg. de Caballería, Cazadores Id. de id., Húsares. Compañía de Alabarderos Escuadrón de honor, en Sevilla Id. de id., en Granada.

#### Infanteria

Reg. Real Extrapjero Idem Real Irlandes. 1º de línes, Madrid. 2º de id., Toledo. 3º de id., Sevilla. 4.º de id., Seria. 5.º de id., Granada (antes 4º)

6.º de línea Málaga
7 º de íd., Córdoba.
1.º de infantería ligera, Castilla.
2.º de ídem, ídem, Murcia.
Casadores de Montaña y Escopeteros.

Los regimientos mandados crear en la Mancha, nunca se tomaron en cuenta

#### Bahalleria

Custro regimientos de Caza. Dos e deres, esp

Dos escuadrones de «Lanceros españoles»,

#### Artilieria

Dos batallones de á pie.

Doe compañías fijas en Málaga y Santander.

### Zapadores

#### Un batallón de Zapadores.

Un cuerpo de Oficiales de Ingenieros, otro de Estado Mayor, Compañías de Inválidos, la fundición de Sevilla y una escuela del arma y los batallones y Compañías de la Guardia Cívica. Napoleón quiso se organizaran regimientos suisos, verdade

\*\*\* suros, decía, pero nunca llegó su hermano á conseguirlo.

de aqui para mayor claridad un ligero cuadro de conjunto de aquellos cuerpos.

de aquella guerra, por tantos conceptos extraordinaria. No tenemos que hacer sino hojear los despachos de Napoleón y de su hermano, verdaderamente oficiales, no los de la *Gazeta de Madrid*, para poder confirmar esa aserción.

El personal de la Guardía real era casi exclusivamente francés, así lo decía también Napoleón en su despacho á Laforest que citamos al final del tomo anterior, completado en los regimientos de infantería con unos 2.000 hombres que, á solicitud de José, destinó el Emperador para ese objeto y reclutando 10 capitanes, 20 tenientes y otros 20 subtenientes entre los de sus tropas. Napoleón recomendaba á su hermano en despacho de 5 de diciembre de 1808 que se formaran aquellos cuerpos con reclutas franceses y los soldados de Dupont que hubieran logrado fugarse después de la de Bailén, «Buscad, le decía, en las inmediaciones de Madrid un cuartel donde reunirlos y que no vengan á Madrid hasta que estén vestidos. De ese modo se ignorará cómo se ha formado vuestra guardia, porque, si no, los españoles podrían concebir una maia opinión».

Qué inocentada!

Para que no vaya á creerse que ese estado militar hubiera variado con los triunfos sucesivos de los franceses, no hay sino recurrir á la Gazeta de Madrid del 9 de agosto de 1811, en la que al dar la noticia de la muerte del coronel Clari, sobrino de José, dícese que el regimiento do Fusiloros de la Guardia, que mandaba, merecía rivalizar con los de Granaderos y Tiradores, formados de compañías escogidas y sacadas de los Cuerpos más esclarecidos de los exércitos franceses

Y lo que se hacía en la Guardia más ó menos encubiertamente, se hacia en los demás cuerpos del mal llamado ejército de José Bonaparte. En el Real Extranjero y en la Brigada Irlandesa o Real Irlandés entraron, en primer lugar, austriacos, alemanes é italianos al servicio del Emperador, y después algunos de los españoles hechos prisioneros y que sabiendo que, si no juraban al Intruso, serían llevados á los ejércitos franceses que operaban en Austria ú otras partes remotas, se resignaron á formar parte de aquellos regimientos ó de los de línea con la esperanza de, en ocasión favorable, volver á sus antiguas banderas. Con esos elementos se organizaron varios cuerpos y el de Josef Napoleón que formó en Avignon el general Kindelan, segundo de Romana en Dinamarca, regimiento que fué luego ofrecido al Emperador para ser destinado á tomar parte en la campaña de Rusia,

Esos eran los elementos de que se componía el ejercito de José, de quienes decía muy bien su hermano el Emperador se nutrirían las guerrillas españolas.

Entre los abigarrados é inútiles á que poco hace nos referimos, se distinguía un instituto de que el Rey José pretendió sacar partido. Era el de la Milicia Cívica, á la que hubo de confiar la conservación del orden en los pueblos en que llegó, mal que bien, á organizarse En Andalucía y Madrid fué donde obtuvo su mayor desarrollo aquella institución puramente urbana. Centro de su autoridad y base de sus operaciones, en Madrid pudo José ejercer su mayor influencia para rodearse de mayores fuerzas de esa clase; y nada menos que diez fueron los batallones de Milicia Cívica que logró organizar, confiando su mando á las persoque logró organizar, confiando su mando á las persoque logró organizar, confiando su mando á las perso-



nas más caracterizadas de la Corte. Hoy causa rubor el nombrar esas personas, que entonces merecieron la reprobación de los españoles libres de la dominación francesa, pero que, de todos modos, ningún influjo ejercieron sobre sus subordinados al acercarse nuestras tropas á Madrid en 1812 y 1813. También se crearon unas companies, que recibieron el nombre de Casadores de Montaña, en varias provincias, on las centrales principalmente, para servir, mejor que de auxiliares, de guias á las tropas francesas que perseguian á nuestros guerrilleros. Los Cazadores de Montaña y algunas contraguerillas andaluzas fueron quienes únicamente prestaron algún servicio á la causa francesa, porque los demás cuerpos formados por el Intruso se hicieron pronto sospechosos para que se resolviera á llevarlos á los campos de batalla, manteniéndolos generalmente en reserva ó encajonados entre las tropas imperiales.

¿Deberemos, pues, calificar de afrancesados á aquellos que, aun jurando al Rey francés, andaban espiando al momento en que les fuera posible abandonarle?

Resumen.

Aun entre los mismos que juraron á José y hasta le sirvieron en destinos más ó menos activos, habría que hacer una clasificación tan enojosa ahora como minuciosa. Contábanse muchos de esos indiferentes, dándose ó queriéndose dar por irritados contra los desórdenes y torpezas del gobierno anterior y los bochornos, más torpes aún, de la antigua corte para disculpar su apartamiento de una lucha que podría
atraerles perjuicio grave en sus intereses. Los había
empleados en la Administración pública que se resistían á perder sus destinos y precipitarse en la miseria
cuando tan problemático se les presentaba el resultado

del alzamiento iniciado en las provincias contra un poderío tan unido, tan robusto y bajo la mano de hombre y soberano como el emperador Napoleón (1). De otra parte, en las poblaciones guarnecidas por el

(1) Llegó el día en que fueron quedando libres poblaciones antes sujetas á la dominación francesa, y por ejemplo, el Ayustamiento de Sevilla calificaba á sua empleados de caudadenos honrados, laborrosos mocentes y fieles, que han dado pruebas herte notorias de su adhenón a la justa causa, que gazen de

todo el concepto público, etc. etc.

No se metieron an escu dibujos las Cortes & quienes recufrieron squél y otros Ayuntamientos, así como alguna Audienria ó tribunal en defensa de sus empleados, y la Comisión que entendió en el asunto los amparó con distintas consideraciones semejantes à las que hemos expuesto. Decian los señores Canga, Vargas, Robies, Agulió y Norsagaray, «La Comisión ha considerado á los empleados subalternos en lo general como unos españoles desgraciados é infelices, que faitos de recursos sun para vivir, y acaso agoviados con el peso de mil obligacioses no podrían hacer todo lo que su corasón les inspiraba. Conmdero las dificultades insuperables que sa opusieron en ciertas. épocas à las emigraciones, y la angustia y desaliente que producia la noticia de los sucesos de algunos que emigrando llegaban à verse abatidos en la mayor miseria, antes de obiener licencia para acercarse al Gobierno. Y esas y otras muchas consideraciones, etc.»

A pesar de ese informe que fué aprobado por las Cortes de 1814 en Madrid con todas sus conclusiones sumamente conclusiones, un señor M. cuyo escrito, publicado en París, tiene traza de ser obra del Abate Melón, se explicaba así en 1826 «Por un decreto, que hubiera mancillado la honra del carácter español, el los pueblos pudieran ser responsables de los yerros y de las pasiones de sus gobiernos, vió el mundo proscribir por sólo placer, sin objeto, sin discreción y no individualmenta, uno en masa, ni ya los hombres solos, sino aun hasta los esres mismos, á los quales por la debilidad y por las gracias de su sexo se ha debido mirar como sagrados en las discor-

dina civiles. s

Lo que más gracia nos ha hecho en ese folleto, donde por sepuesto se proclama, como en todos los de su color, que los efrancisados eran los más sablos, prudentes y lesles de los españoles, es la filosofía que enciera el párrafo siguiente: «Porque, dice, no son el amor ni el odio afectos interiores que residen ocultos en los corasones, los que dan existencia á un gubierno, sino el acto del reconocimiento y puede ser muy bien, que sea tenido en horror quien manda, y que con todo sea papiualmente obedecido »

Dotrina de un antiguo Fiscal de imprenta.

ejército francés se hacía peligroso resistir la autoridad del Intruso por las exacciones y castigos que imponía á cuantos se atrevieran á mostrar la menor simpatía á los sublevados. Aquél de quien se supiera que fraternizaba con ellos poco ó mucho, si no perdía la libertad ó la vida, ya podía considerarso por puertas; pues el más pequeño castigo sería el de la confiscación de todos sus bienes. Lo menos que debía hacer al tenerse por sospechado, era emigrar y trasladarse á punto distante de los que ocupaba el enemigo y donde acaso no hallaría medios de procurarse el substento. Las aldeas y el campo eran el único refugio de los leales, y no porque lo ofreciesen seguro sine por la facilidad de huir y sobre todo evitar los rigores de la policía.

Estos eran los medios de intimidación de que disponía el que pudiéramos llamar Rey de Madrid que, además, pensaba disponer de los más suaves de la seducción. Y no es que los españoles se dejen engañar fácilmente con exterioridades que muy luego comprenden van dirigidas á lisonjear orgullos que no sienten, sino que iban á imponérselas cuando, si las rechazaban, habrían de sufrir las mismas violencias que si no se les concedieran por sospecharse de sus opiniones ó conducta. Así vemos que, de ser merecidas las estrellas rubi de la Orden Real de España, instituída por José Napoleón en 20 de octubro de 1808, ó de aceptarse con espontánea y sincera ó entusista satisfacción, su inventor hubiera podido contar con numerosos é influyentes votos para hacer prospera y sólida su situación en España, y hasta con un verdadero ejército, no el forzoso, heterogéneo y pudiéramos decir extranjero que acabamos de describir. Asombraria la lista de los agraciados con grandes bandas, encomiendas y sencillas condecoraciones que repartió el Intruso, todas pensionadas; que no debió su número reducirse á los de 50, 200 y 2 000 que señalaba el decreto de 18 de septiembre de 1809 á las de las tres clases ó grados respectivamente, según se ven prodigadas en lo sucesivo. Cuántos no harían el juramento que prescribía el decreto de tal institución para librarse de los vejámenes que, de otro modo, le esperabanl Lo cierto es que de las 2.250, más las que se dieran por vacantes ocurridas en los seis años que duró el gobierno de José Napoleón, es rarísima la que puede encontrarse para su conmemoración ó para satisfacer la curiosidad de los aficionados á ese género de antiguallas. ¡Las que habría en Madrid y es rarísima la que se halla! Duques, marqueses y condes, generales y potentados las recibieron en la corte y nadio las ve ahora en las elegantes vitrinas de sus sucesores. Que hasta las edades más remotas se extenderá en los españoles el rubor de un rescliamiento tan repugnante en nación tan leal, tan independiente y enérgica como la que supo deshacer el encanto de que llegaron á cubrirse tan insigne capitán y su dinastía.

No hay prueba más elocuente de que el caracter de Afrancesado imprimía un borrón, á fuerza de obscuro, bochornoso en la fama de los que lo adquirieren ó aceptaren voluntariamente ó por debilidad, que la de cómo se oculta todavía por los interesados ó comprometidos y la de este mismo retraimiento en que nos en cerramos para publicar los nombres que hoy brillan acaso en los de sus hijos on las esferas todas de la administración y de la sociedad española.



¿Qué queda, pues, de aquellos alardes de talento. de sabiduría y previsión de que tanto abuso han hecho los seudo filósofos que se afiliaron al partido del Intruso?; ¿qué de aquel apóstrofe à que antes nos referimos dirigido al general Castaños después de la batalla de la Albubera de que los verdaderos españoles fieles á sus juramentos (a) Roy José) son muchos en número: firmes en su resolucion instruidos en las ciencias: conocidos en los exércitos: ilustres, antes, y ahora por sus ministerios, altos por su nacimiento y su clase, respetados por su carácter sacerdotal, y aun episcopal: fieles al rey y amantes de su patria, cuyo bien procuran sin oprobio, recelos ni arrepentimiento? No queda sino una gran vergüenza para tales notabilidades y una gloria que brillará siempre en los fastos españoles para los pobres de inteligencia, de ciencia y de bienes, ricos, empero, de valor, abnegación y patriotismo que se sacrificaron por la honra de su país y por la restauración del prisionero de Valençay, el para aquellos torpe, cobarde y rencoroso, pero que para los demás obtuvo el entonces envidiable título de Fernando el Deseado.

# CAPÍTULOII

# FUENTES DE OÑORO Y LA ALBUHERA

Situación del ejército francés en Castilla.—La del aliado.— Weilington se traslada á Elvas.—Su vuelta á Castilla.—Re solución de Massens —Conducta de Bessières —El ejército francés de Portugal — Avanza sobre la frontera. Posición de Fuentes de Oñoro —Ejército combinado —Error de Massena - Comienza la batalla en Fuentes de Oftoro --Cambio de plan — Nueva cituación. — Ataque de Poço Velho. — Nue vo campo de batalia.---Cargas de Montbrun.---Bessières y la guardia imperial — Hábil defensa de Wellington ataque de Fuentes de Oñoro.—Otra fechoria de Bessières — Termina ja batalla Responsabilidades Bajas Evacua ción de Almeida —Reempiazo de Massena.—La Albuhera. —Alarmas de Soult.—Preliminares del sitio de Badajos por los allados. Sitio y toma de Orivenza,—Llegada de Wellington.—Comienza el sitio de Badnjoz.—Ataque 4 San Crietó bal.—Se suspende el sitto — El mando en jefe. Abnegación de Castaños y Blake.—Avanzan los franceses — El campo de batalla — Formación de las tropas — Se presentan los franceses — La batalla. — Ataque á la derecha española — Cambia ésia de frente —Cargan las divisiones Girard y Gazán.— Su fracaso.—Acuden Soult y Gazán. Entra en acción la división Stewart — Desastre de la brigada Colborne — Cargan los franceses por segunda vez —Nuevo fracaso de las divisiones francesas y de su reserva.—Avance de los ingleses.— Retroceden los franceses.—Inacción de los aliados.—Bajas. -Conducta de los generales. Resoluciones de Lord Wellingion.

Vamos á terminar la historia de la campaña de Situación Massena en Portugal, la que, obscurecida la estrella, del ejército francés en tan brillante hasta entonces, del célebre mariscal fran-Castilla. cés causó su retiro del ejercicio de la guerra para el resto de su vida. Dejámosle traspasando la frontera portuguesa después del combate de Sabugal, de haber renunciado á la campaña ideada en Guarda para no darse por vencido, y resignándose á la concentración

H F F

de las tropas de su mando á espaldas de las fortalezas de Almeida y Ciudad Rodrigo. De modo que se acogía á los consejos del mariscal Ney, pero sin el concurso ya de tan potente brazo y con el desencanto de aquella su última ilusión de no abandonar la grandicas y ya fracasada empresa de la conquista de Portugal.

Una vez en la frontera, los cuerpos de ejército franceses fueron ocupando los puntos más propios para desde ellos cubrir las mencionadas plazas, las que se trataba de defender para que los aliados no repasaran los límites de ambas naciones peninsulares sin antes sitiarlas y rendirlas. Pero la falta de viveres y forrajes había obligado á los franceses á continuar su movimiento de retroceso al Agueda, en un principio, al Tormes, luego, y hasta el Duero algunos, aunque dejando asegurada la comunicación de Almeida y Ciudad Rodrigo con Salamanca, donde se estableció el cuartel general del ejército. Así es que en la segunda quincena de abril la situación de las tropas francesas del mando del mariscal Principe de Essling era la siguiente. El general Reynier, con la segunda división de su segundo cuerpo, se establecía en Ledesma y sus inmediaciones, teniendo la primera en Carbellino y la vanguardia en Villamayor y La Mata. El sexto cuerpo conservaba su primera división junto a Ciudad Rodrigo, la segunda fué á ocupar Alba de Tormes, Salvatierra y Fuentes con una brigada en Béjar y Montemayor, y la tercera división se mantenía con al material de artillería en Salamanca, pues el ganado se llevó 🔥 Madrigal. El octavo fué à parar al Duero: la primora división, a Toro, y la sogunda a Bóveda. La reserva de caballería so extendió por varios pueblos donde puliera forrajear, vigilada desde Villa Longos por el general Montbrun que tenía á su lado la artillería ligera de su división. En el terreno, por fin, de su derecha más inmediato á la frontera y á la parte del Duero, que también la señala, se estableció el noveno cuerpo con su quisquilloso jefe, el general Drouet, siempre blasonando de su independencia del ejército de Portugal, pero ocupando San Felices y Vitigudino, apoyado por el segundo desde Ledesma y cantones inmediatos.

Aquelia situación, de expectativa, estratégicamente considerada, y de reorganización para unas tropas que acababan de sufrir revés tan grave como el de su retirada de Portugal, era también de descanso á tantas fatigas, y obligada por la necesidad de vivir el tiempo que los aliados emplearían en preparar el material que exigiese la conquista de las plazas fronterizas á cuya vata se habían ya puesto. No estaba Massena satisfecho, ni mucho menos, del espíritu de aquellas tropas, muy difícil de reanimer cuando les faltaban cuantos recursos necesita un ejército para poder holgadamente dedicarse á reanudar operaciones decisivas. El mariscal Bessieres que debería tomar parte en ellas, escribía 4 Berthier el 9 de abril: «El estado en que se encuentra el ejercito de Portugal es muy difícil de describir; sin caballería, sin caballos para la artillería y los equipages, y poca moral. El Emperador no debe contar con este ejército para que tome la ofensiva en algún tiempo; es un ejército que hay que reorganizar.....» Y el general Fririon al transcribir esto despacho, subraya el párrafo siguiente: «Cuanto se refiere á este ejército sobrepasa á lo que puede imaginarse, pero el

Tomo x

hecho es que se halla en un estado de desnudes total, que está sin caballos, sin unidad y sin que nadie obedezca».

Pero, ¡lo que hace un hombre de genio y energía, si está, sobre todo, aguijoneado por el amor propio y la ambición de gloria! Bessières y otro, que valía más que él y citaremos muy pronto, se equivocaron completamente, y sin la lamentable, para nosotros afortunada, falta, mejor dicho, criminal conducta, del primero de esos dos notables hombres de guerra, aún se hubiera visto al hijo mimodo de la rictoria penetrar de nuevo en Portugal.

Porque Lord Wellington, á quien nos referimos, tuvo por muchos días la misma opinión del duque de Istria respecto al estado miserable en que debía haliarse el ejército de Massena después de su retirada. El general inglés sabía perfectamente qué posiciones habia tomado y ocupaba el ejército francés en el Agueda, el Tormes y el Duero. ¿Cómo ignorarlo teniendo á Don Julián Sanchez al acecho mempre de los enemigos y hostigándolos en sus cantones y comunicaciones?

La del aliado

El, por su lado, se había puesto á la vista de Almeida y observaba también de cerca la plaza de Ciudad Rodrigo, conociendo, además, la fuerza de las guarniciones dejadas en sua recintos y los víveres conque contaban. De la fortaleza portuguesa, que bloqueó desde el momento de su llegada á la frontera, podía no sólo saber el estado militar sino contar también con que no era fácil la llegaran socorres sin antes acometer el enemigo un golpe de fortuna, para él inesperado. A la española, no era tan fácil que se la impidiese recibir refuerzos, y bien pronto pudo convencerse de ello

112

ôt\*

57.3

N 5

压缩

[[]-

, I'

DЮ

a. de

۰<u>ت۶</u>4.

L

<u>- La</u>

心

٠,١١١)

100

134

coB

.0

[0]

- Ite.

al ver cómo el 13 de aquel mes de abril, á pesar de la vigilancia que se observaba y de la energía de los jefes ingleses que tenían sus avanzadas sobre el Agueda, penetraba un gran convoy en Ciudad Rodrigo (1).

Lord Wellington distribuyó las fuerzas del ejército alado de su mando con la previsora habilidad que le era característica; característica en cuanto dependía, mas de su caracter y de su experiencia que del genio militar con que naturaleza le dolara, su conducta, sempre recelosa y prudente en las operaciones de la guerra. Era un Fabrus Cunctator, tan cauteloso ante los proyectos de Escipión como ante el brazo, siempre levantado, de Aníbal.

Para el caso, y luego veremos que lo creía remoto, de que los franceses avanzaran á interrumpir el bloqueo de Almeida, fijó por el momento las disposiciones siguientes

La división Campbell y la brigada Pack continuanian el bloqueo con la brigada Barbacena de caballenia portuguesa, una parte de la que se pondría á observar el Agueda desde su union al río Dos Casas hasta la del Duero La división ligera defendería los pasos del Agueda; á saber, el puente de Barba del Puerco, el vado de Val de Espina, los de Sexmiro y del Molino de Flores Aquella división estaría apoyada por la 5.º desde el fuerte de la Concepción La caballería, excepción hecha de la necesaria para guardar la coutonicación con la división ligera, se situaría á la de-

<sup>(1)</sup> Wellington atribuye à negligencia del general Erskine la entrada del convoy, à pesar de habérse lo advertido, pero se consuela, para con Beresford, dicióndele que no tenía gran empeto en el bioqueo de aquella plaza, para el que había de terminado no hacer un gran esfuerzo.

recha hacia Fuente Guinaldo y El Bodón. El resto del ejército; esto es, las 1.º, 3.º y 7.º divisiones con la brigada Pomplona, continuaría en las inmediaciones de Nave de Haver.

Tampoco Lord Wellington estaba satisfecho del estado de fuerza en que veía el ejército aliado. No se hable aquí del espíritu de las tropas británicas, levantado siempre y sólido, ni de las portuguesas tampoco que, viendo libre su país y orgullosas de la cooperación que habían prestado en tan larga y herórca jornada, se manifestaban dispuestas á todo género de esfuerzos. Se trata de que los defectos de su organización, pero más todavía la incuria del gobierno de su país, tenían al ejército portugués sin las fuerzas, no decimos de su constitución como cuerpos en campaña, sino disminuldas á un punto que hacía careciesen de condiciones para maniobrar debidamente en un campo de batalla y mucho más para su choque con las masas compactas y tan bien dirigidas del ejército francés.

Veamos cómo las consideraba su general en jefe Lord Wellington.

Después de recordar al Ministro inglés en Lisbon el abandono en que se habían visto las tropas portuguesas en la retirada de los franceses, abandono respecto à víveres à que había temdo que acudir el ejército inglés según dijimos à su tiempo, señalaba Lord Wellington las bajas que, cuerpo por cuerpo, resultaban en los que seguían à los de su ejército y operaban en la frontera de Castilla. Regimientos que debían toner 1.400 hombres reglamentariamente en campaña, tenían sólo 460 y 496, y había batallón de la legión que, en vez de 1.000 hombres, sólo contaba 378 y alguno de

Cazadores que, debiendo formar con 600, lo hacía con 342. De ahí, el que el ejército portugués no podia presentar en un campo de batalla ni la mitad de la fuerza de que se consideraba dotado, la cual por lo que pagaba el Gobierno, ascendía á la de 90.000 hombres. Fste dato, decia M Stuart, me decide á llamar su atención sobre el hecho de que todo el ejército portugués empleado en campaña, tanto de éste como de las tropas que manda Sir W. Bereeford, asciende á 20.000 bombres efectivos mientras Su Majestad supone, por lo que paga, ser de 30.000 : (1). Y en seguida el impenoso General, más que nunca convencido de la importancia que tiene, desde su última jornada de Torres-Vedras sobre todo, se desata en quejas contra los gobernadores de Portugal por no atender las reclamaciones suyas en punto tan delicado como el del aprovisionamiento del ejército.

Todo eso y las necesidades mismas del ejército de Beresford inspiraron à Lord Wellington un Memorandum dirigido el 9 de abril al coronel Fletcher y al Comisario general que deberían cuidar de la reunión de víveres en Setubal para ser luego transportados à Elvas

Las posiciones, entretanto, tomadas por Wellington en la frontera de Castilla, respondían al objeto de impedir que el enemigo acudiera al socorro de las dos plazas situadas en ella, especialmente de Almeida. Massena querría ocupar el terreno alto de los ríos Azava, Dos Casas y Turón para dominar el en que asienta

<sup>(1)</sup> Nos choca que estos datos no tengan su correctivo en los escritos de los historiadores portugueses.

Almeida, y Wellington, al establecer sus divisiones en los puestos indicados, pensaba flanqueur al ejército francés que desde Ciudad Rodrigo marchase directamente al levantamiento del sitio de la plaza portuguesa. No podra hacerse elección más bábil de posiciones para llegar á tal resultado; y tau satisfecho debió quedar el célebre general británico de ella y tan persuadido, además, de las males condiciones en que se hallaba el ejercito francés, que no creyó que en mucho tiempo tuviera que temer reacción alguna sobre la frontera

Weilington mitraelada á Elvas.

Así es que, pensando ofrecia mayor urgencia su presentación en el campo de las operaciones de Beresford, ocupado, como ya dijimos, en la reconquista de Ohvenza y Badajoz, se decidió á trasladarse al Guadiana; tranquilizando al general Spencer, 4 quien dejó frente à Almeida, con cuantos seguridades le ofrecia su concepto de la imposibilidad en que se hallaba Massena. de emprender operación alguna contra el ejército inglés. «Respecto á vuestra posición, le decia el 16 desde Pedrogão, es obvio que mientras podamos mantenernos en la linea del Dos Casas, el enemigo no logrará interrumpir el bloqueo de Almeida». Más explícito estaba con Liverpool, á quien escribía desde Niza el 18: «Habiendo tomado mis disposisiones para el bloqueo de Almeida y con motivos para creer que el ejército enemigo no está por algún tiempo en estado de intentar la liberación de aquella plaza, aun cuando se inclinase á ello, he aprovechado la ventaja de la paralización momentánea de las operaciones activas en aquel campo para trasladarmo al del mariscal Beresford en Extremadura...... Y por si eso no bastase para revelar la confianza con que Wellington se sepaMassena á su frente, había escrito días antes al general Castaños que se elejaba del Coa por no hallar verosímil que los franceses atacaran aquella línea «He dejado, añadía, mis tropas ocupadas en el bloqueo de Almeida que espero se rendirá. Hubiera hecho lo mismo respecto á Ciudad Rodrigo con la derecha del ejército, pero una mala inteligencia ha permitido que entrase en la plaza un convoy. No hay, sin embargo, mal que por bien no vengar los franceses no me hubieran consentido tomar las dos fortalezas á la vez, y quizas me habrían hecho levantar el bloqueo. En todo caso, no hubiera podido dejar el ejército en estos momentos y no tendría e, placer de veros tan prouto.

Lord Wellington se puso en camino el 14 de abril desde Villar Formoço y por Sabugal, Pedrogão, Castello Branco y Niza, llegaba el 20 á Elvas, donde supo que Beresford había hecho la reconquista de Olivenza y adelantádose á Zafra y los Santos, en cuyo último punto tuvo un choque de caballería en que hizo hasta 160 franceses prisioneros. Todas sus comunicaciones desde Elvas respiran el pensamiento de dedicarse con preferencia á la toma de Badajoz, así por las excelentes condiciones que encuentra para conseguirlo pronto, como por la confianza que le inspira la situación de su ejército de Castilla, libre, en su concepto, de todo ataque por parte del de Massena Distráese, con efecto. alli procurando reforzar el cuerpo de tropas de Beresford con toda clase de elementos de los necesarios para dominar el curso de Guadiana y poner en ejecución su proyecto sobre Badajoz, cuando el día 24 recibe un despacho en que el general Spencer, con fecha





del 21, debe manifestarse alarmado de los movimientos que operan los franceses á su frente (1). La contestación de Wellington hace sospechar los temores de Spencer y explica la ciega confianza en que aún se mecía. «Recibo hoy vuestra carta del 21, ayer me lle-Su vuelta é gó la del 20 y á las 2 de la tarde la del 19 por el capitan Brown, que ha hecho la jornada en 80 horas. Aquí no ocurre nada de nuevo. Mañana temprano emprenderé mi vuelta; y si, como me parece, el enemigo no puede hacer cosa alguna en contra vuestra según el estado actual del Agueda, iré haciendo las mismas estaciones que al venir».

> No quería, como vulgarmente se dice, dar su brazo á torcer.

Resolución de Massena

Castilin.

El duque de Istría y lord Wellington se habían equivocado de medio á medio. No era Massena hombre que abandonase partida de tal compromiso; y menos cuando, una vez dejada, iba á despedirse de carrera tan brillante como la incomparable suya sin fortuna y con la gloria puede decirse que desvanecida por un revés de diffeil reparación. Sabía que Wellington se hallaba en Extremadura, y, calculando se habría llevado algunas tropas, supuso que no se le presentaria ocasión como aquella para asestar al ejército inglés un golpe del que no pudiera reponerse en algún tiempo. Desconfiaba, es verdad, de las promesas de refuerzos y víveres que sun cesar le hacía el mariscal Bessiéres, tan pródigo do palabras como avaro

<sup>(1)</sup> Cuando se trate del sitio de Badajos, Interrumpido por la batalla de la Albuhera, haremos mención de las disposiciones tomadas por Lord Wellington para ejecutarlo en el corto tiempo que permaneció en Elvas y á que nos estamos refiriendo.

П·

de actos que revelaran buena fe y verdadero patriotismo; no estaba satisfecho de la conducta ambigua y egoista de Drouet, jefe del 9.º Cuerpo de ejército, temporalmente puesto también bajo su mando en jefe; y comprendia, por fin, que no era suficiente el tiempo pasado desde el de la retirada para que sus soldados, y la caballería particularmente y la artillería, hubieran recobrado sus anteriores fuerzas, su brío y entusiasmo. Pero la ocasión, repetimos, parecia ofrecerle un buen golpe de fortuna, y no iría á despordiciarla el gene ral, abrumado por la desgracia en aquellos ultimos días. Almeida y Ciudad Rodrigo esperaban un socorro tanto más urgente cuanto que la penuria en que se hallaba el ejército francés habia impedido quedaran suficientemente abastecidas. En la última de aquellas plazas se había logrado, ya lo hemos dicho, introducir un convoy, el del día 13, y como más proxima y dentro aún de la esfera de accion del ejército no corría un peligro inmediato. Almeida se hallaba en muy distinto caso, bloqueada, como so la veía, por los aliados y su otra esperanza que la que pudiera ofrecerle un combate, y ese inmediato, pues sus viveres no bastarían a la guarnición sino para unos quince dras y nada más,

Tales exigencias y la noticia de la ausencia de Lord Wellington sacaron à Massena de la postración en que le tenía su último revés, todavía reciente, devolviéndole las energías, la actividad y el entusiasmo que formaban el fondo y templo de su alma. Y después de haberse procurado toda clase de informes por parte de Fririón, á quien había dirigido, para tomarlos, sobre Ciudad Rodrigo y la frontera, comenzó á reconcentrar todas sus fuerzas, dispersas por las már-

genes del Tórmes y el Duero, para acercarlas al Agueda. Fririón no había logrado comunicar con Almeida y menos, por consiguiente, introducir en aquella plaza un convoy que llevaba preparado con víveres para dos meses. Había, pues, que der una batalla para salvar fortaleza en aquellas circunstancias tan interesante, repugnando Massena volarla, como tenía dispuesto para un caso extremo, sin intentar antes un empeño que no dejaría de ser de honor en el célebre defensor de Génova

El 21, de consiguiente, dicto sus órdenes para todos los cuerpos de ejército, entre las que da mejor á conocer sus proyectos y el estado de su animo la instrucción dirigida al general Reynier, el que tenía sus tropas más próximas y en niejor situación para el caso. «General, le decis, en Almelda tocan los viveres á su fin, y sería vergonzoso para el ejército de Portugal dejarse tomar por hambre una plaza que tanto ha costado. De consiguiente, harcis marchar la division de más fuerza de vuestro cuerpo de ejército con diez ó doce dias de víveres y cuatro piezas de artillería. Elegiréis también caballos para arrastre, los mejores que sea posible Reuniréis tres é cuatrocientes hombres de caballoría, los que halléis en mejor estado, dandoles ce bada para diez ó doce dias. Los regimientos tienen transportes y se servirán de ellos, y si no pueden llevar consigo pan suficiente y galleta, que lleven harina »

\*Deben reunirse en el mismo punto hasta seis divisiones, no hay que perder un instante para el abastecimiento de Almeida.>

Conducta De ahí puede colegirse el empuje que Massena se de Bessières. proponía dar á sus nuevas operaciones, dirigidas, como

iban, á tan importante objeto. Así, el 1.º de mayo, reunia la mayor parte de las tropas en Ciudad Rodrigo y sus inmediaciones, donde las estaba revistando al aparecer el duque de Istria, ó avergonzado de un papel que no habría menos de repugnar á su carácter militar, o temeroso de lo que pudiera pensar el Emperador de su conducta (1). Bessières le había ofrecido una diviwon de infantería, dos ó tres regimientos de caballería y una batería de seis piezas; pero al 4 resentarse á Massena no le llevó más que la brigada Watier compuesta de unos 700 caballos, la de Lepie con 800 lanceros de la Guardia, los atalajos nocesarios para treinta carruales y un convoy de víveres para el aprovisionamiento de la pluza de Almeida en el caso de que se lograra interrumpir su bloqueo. Aun no siendo aquellos refuerzos los prometidos, infundieron grande aliento en el ejército, por la calidad sobre todo de los jinetes que, unidos á los de Montbrun y Fournier, cordialmento adictos al principe de Essling, ofrecían la esperanza de una acción decisiva en la próxima batalla (2).

le He aqui lo que Massana, desceperado de la conducta de sus enbalternos, todos fiojos en lo de secundar sus energias, y especialmente de la que observaba il essiéres, escribía á Bertaler «Estoy en el coso de no esperar ayuda más que de mi al negación y de la del ejército. «Puedan mis esfuerzos tener un exito conforme á mis votos y preservar de toda acusación à los que hubieran poda lo secundarlos"»

<sup>&#</sup>x27;2, Amic describe el recibimiento que hizo Massens á Bes Meres criste, dice, tendió los brezos à su viejo camarada, que le scogió con cordialidad, por más que le hubiera dado tan serios motivos de disgueto. ¡Loado sea blos! exclamo Bessiéres, tenía no haber liezado à tiempo de cooperar á vuestro movi a iento — Convenid, mil querido mariscal "contestó Massena, que en ese caso, si el ejército hubiera s frido algún revês, hu hiérais tenido que echaros la culpa. ¿Qué me tracis?—Las bri gadas Watier y Lopic, sies plezas y 30 atalajes que están en camino, en el de Salamanca á Ciudad Rodrigo »

El ejército francés en Portugal.

Con eso, el ejército de Portugal contaba con unos 35.000 hombres, sin los recien llegados de Bessiéres. 2.000 caballos y sobre doce piezas de campaña; pero todo en un estado que á su general en jefe le pareció lamentable (pitovable) al pasar la revista à que acabamos de referimos. Ya se sabe lo que son los franceses en la desgracia; y por más que haya historiadores de aquella jornada que, aun reconociendo la mala voluntad de los jefes de los cuerpos de ejército y hasta de los de algunas de las divisiones, nos quieran representar las tropas llenas de entusiasmo y anhelantes por el desquite de su reciente retirada, el cansancio de campaña tan ruda, la falta de recursos y su dispersión para hallarlos, tenían que causar un efecto desastroso en su moral, ¿Qué soldados por valientes que sean, y pocos hay superiores en éso al frances, resisten tales contrariedades, si, como los españoles, no se inspiran en el exagorado individualismo que los caracteriza? (1).

Avansa sobre la fronte-

Con esa fuerza y en tal estado ella, avanzó Massena el 2 de mayo sobre la frontera portuguesa. Las 1.º y 2 º divisiones y 6 piezas del 2 º cuerpo fueron sobre La Alameda para establecerse en escalones á la derecha de aquella población El 6.º cuerpo se dirigió á Espeja

<sup>(1)</sup> Diffell se hace fijar con datos irrebatibles el número de los combatientes en l'uentes de Oñoro. El que hemos señalado se el que fija el Jefe de Estado Mayor del ejército francés de Portugal, único, podriamos decir, que lo suplese con certesa, pero que los demás historiadores tendrán por interesado en disminuir las cifras verdaderas. Si Bessières las rebajaba sin fundamento alguno, Schépeler las elevó basta 40 000 hombres, de los que 5,000 de caballería, Toreno, sumo esos dos números; Nápier dió á Massena 44 000 infantes y 7 000 caballos, y por ese estilo Lundonderry y otros escritores ingleses. El portugués Da Lus Soriano dice, «La verdad es que, según estados (situações) oficiales (que no conocemos), Massena tenfa en 1.º

y pudo despejar de algunos escuadrones ingleses los caminos de Fuentes de Oñoro, Nave de Haver y Gallegos à su frente y flancos. La 2.º división del 8.º se adelantó al Azava, extendiéndose en combinación con el 2.º bacia Gallegos y La Alameda, frente a los destacamentos ingleses situados allí y hasta Fuentes de Oñoro La reserva de caballería fué, por último, sobre aquella aldes, en cuyas inmediaciones rechazó á varios cuerpos ngleses de la misma arma, volviendo después a establecerse á retaguardia del 6.º cuerpo Desde esas posiciones se dirigia el ejército imperial antes de amanecer del día 3 á las que ocupaba el combinado de Lord Wellington, que esperó valientemente el choque

Muchas razones tenía el prudente general británico para conservarse en ellas sin salır al encuentro de su Fuentes de enemigo, pero mantaniendo el bloqueo de Almeida y amenazando con el de Ciudad Rodrigo. Sabía por comunicaciones interceptadas y otros informes, la escasez de viveres que se sentía en la plaza portuguesa, y no era cosa, en verdad, de abandonar una empresa cuyo éxito era cuestión de pocos días. La inferioridad de su caballería respecto á la francesa era manifiesta en cuanto al número de los caballos y á su calidad, puesto que tan rudamente maltratada la suya en la marcha

Posición de

<sup>&</sup>lt;sup>de m</sup>ayo de 1811, 42.125 hombres presentes en situación efec tiva, de los que 4 518 de caballería, llevándole además el mariscal Bessières la mañana del día siguiente 1 500 de caballe ría y e piezas, lo que elevó su fuerza efectiva á 44 000 hombres poco más ó menos». De esta mismas cifras nosotros no sacamos más de 39.105 y los artilleros de las 6 piezas de Bessiéres Pero sea de eso lo que se quiera y echando á broma lo de los 7,000 caballos, regalados a Massena por Napier, y calculando lo que son los estados de fuerza que se sacan á plaza, nos atenenios al de Fririon, plus minusse, siguiendo la frase del escritor lucitano.

desde Santarem, se había visto en la precisión de reemplazar las bajas de sus junctes con soldados, aunque elegidos, de infantería, sin costumbre, por consiguiente, ni experiencia de la nuova arma á que se les destinaba

No le era, pues, convenienta retirarse, ni posible avanzar sobre Ciudad Rodrigo y el ejército de Portugal. Decidió, así, Lord Wellington establecerse en la línea. de excelentes posiciones, constituída por el lomo divisorio de los ríos Dos Casas y Turones y que interceptaba los caminos todos de la frontera portuguesa, necesarios al ejército, en caso de desgracia, para retirarse sin temor à verse cortado en ninguno de ellos. Si no soberbia meseta, como llama algun historiador inglés à la citada divisoria, es lo suficientemente espaciosa y áspera á la vez para, con foso tan excelente como el formado por el lecho del Dos Casas, dar lugar y espacio á la formación de un gran cuerpo de tropas en aptitud de rechazar cualquier ataque de frente con que pudiera intentarse dominarla. Sólo presentaba un punto débil esa linea. No podía ser flanqueada ni menos envuelta por su ala izquierda, porque el enemigo que emprendiera esa maniobra quedaria ipso facto flanqueado ó envuelto, pero en la derecha, las condiciones tácticas del terreno, por su conformación propia para el uso de la caballería, y de dominio por su altura, amenazando también con interceptar el camino más expedito para la retirada, podían ser aprovechadas por el enemigo con grave riesgo para los defensores. Con efecto: establecida la línea de los aliados entre el fuerte, mejor dicho, las ruínas del fuerte de la Concepción, en que se apoyaba su flanco izquierdo, frente á La Alameda y Gallegos, en posición central de no fá-

al acceso, y la de Fuentes de Oñoro en su extrema derecha, ofrecía en punto próximo por ese mismo flauco, la de Poço-Velho en terreno al pronto abrupto y desconocido, pero practicable luego para el ejercicio de las tres armas, terreno que, extendiéndose á Nave de Haver, no sólo presentaba sitio propio para el paso del Turones sino para interceptar, además, el camino de Castello-Bom, cuyo puente servía de tránsito en aquel río para el de la artillería y los bagajes. Con tiempo so brado para sacar partido de las ventajas de tal posición, Lord Wellington, que el 28 de abril se habra incorporade al ejército, pude disponer la situación de sus tropas; haciéndolo, así debía esperarse, con la habili dad que todo el mundo militar le reconoce subsanando en lo posible el defecto que hemos hecho observar en la extrema derecha de su línea de batalla y que comprometia su retirada (1).

Contaba con un total de fuerzas muy próximo al Ejérci de 40.000 hombres de todas armas, ingleses, alemanes, combinado portugueses y españoles, si de tan distintas naciones, obedientes todos á su sola voz, admiradores de sus talentos y entusiasmados con sus triunfos. El espírita, pues, de aquellas tropas era inmejorable. Estaban organizadas, como al perseguir antes á los franceses, en seis divisiones de infantería las 1.", 3.", 5.", 6.", 7." y la ligora, en la brigada portuguesa, tantas veces nombrada, de Pack, 14 escuadrones de caballería y 11 brigadas de artillería con 42 piezas de campaña (2)

rare Google

r der Edgeydre – Noberst

<sup>1)</sup> Véase el Atise del Depósito de la Guerra
2 Lord Welington, que enviaba á su gobierno los estados de fuerza en toda ocasión oportuna ó solemne, no los publicó ra sua despachos, con lo que nos deja en la Ignorancia de dato

Esa fuerza fue distribuída en toda la línea con la misma habilidad con que se habían elegido las posiciones que la cubrian. En la extrema izquierda, esto es, junto al fuerte de la Concej ción, en que acabamos de decir se apoyaba el ala, se estableció la 5.º división al mando del general Erskine ocupando también la próxima posición de Aldea del Obispo, con la brigada portuguesa de Pack á su retaguardia y el regimiento ingiés de la Roma (Queen's regt), de la 6,º division, empleades en el bloques de Almeida. La 6 \* división, del general Campbell, observaba el puente de Alameda. En Fuentos de Oñoro se reunioron los destacamentos de la división ligora do Crawfurd y los escuadrones que di mos se habían retirado de Espeja, y Gallegos, con las 1 \*, 3 \* y 7.\* divisiones de los generales Speucer, Picton y Houstoun que, así, cubrian aquella po-

eficial fan importante, porque los estampados en fa obra de Nápier no ofrecen la confianza necesaria. El mismo dice que su cálculo os aproximado y nada más, por no existir estado oficial á que, sin embargo, se alude se uno de los despachos de su general en jefe. De shi el que cada historiador, aun de los que tomaron parte en aquella campaña, haya cunvignado. á los beligerantes el número que más exacto le ha parecido. Dende Londonderry que señala al ejército aliado 29 000 hombres, ingleses y portugueses, de los que 1.500 á 1 600 de caballoria, hasta Thiebault que le asigna 30.000 inglesco, 35 000 portugueses y todo el euerpo de D. Julian, que poco antes haceasconder à 6 à 7.000 hombres, pueden leares cifras de Shorez, de los autores de Victorias y conquistas etc., Brislinent, Da Luz Soriano, Chabí, Toreno y varios otros de las cuatro naciones intercondas en aquella contuenda, cifras, repetim is. A gusto de todos, vencedores y vencidos, para aumentar su propia gioria 6 disculpar su vencimiento Nosotros, unte esa cumulo de números tan diversos, hemos calcutado el que estampanos por cuantos antecedentes, mejor que dates, hemos podido reunir, estudiando los más fundados y verosímiles por los conque contaba Wellington al seguir à Massena en su retirada desde Santarem, los de las fuerasa que perdió en ella d'envió à Reresford y las que, é su ves, pudo recibir li-gadas de Inglaterra. y Lisbos.

sición y, ligándose á su izquierda con Campbell, observaban la extrema derecha de la línea, á cuyas espaldas, en Nave de Haver, se situó D. Julián Sánchez con todas sus fuerzas de infantería y caballería (1).

En Fuentes de Oñoro sucedió lo que en Busaco. Massena se empeñó en atacar le taureau par les cornes Massena. según la frase de sus compatriotas, ó bor pelos paus según la de los portugueses. Había camino por donde flanquear la posición enemiga amenazando las de retaguardia en que habría de apoyar su retirada el ejército aliado, y Massena la atacó de frente. Es cuanto podía Lord Wellington apetecer. Situado Fuentes de Oforo en el camino que conduce al Coa, campo de acción de la última renida poco hacía en Portugal, y a Castello Bom, sobre todo á su importantísimo puente, fué el objetivo primero á que se dirigieron el pensamiento y las fuerzas de Massena, creyendo, al conquistarlo, decidir del éxito de la jornada (2) Si por esas condiciones pareció á Massena que á ese objetivo

Error de

Томо х

<sup>(1)</sup> Don Julian tenia i sus órdenes 1.000 infantes y 600 caballou

El 21 de abril escribió una carta, que luego fué publicada en la Gaceta, donde decis lo signiente: «Me halló comandante en jefe de las partidas entre Tajo y Duero; y tengo un regimiento de caballería y un batallon de infantería, que he formado en disposición de no temer á los franceses. Los ingleses me mandaron 2 pedreros pequeños con algunos auxilios para ellos, para la caballería y la infantería».

Ya se sabe que Lord Wellington sentia una singular pre-

dilección por él (3) Aquella hermosa población, dice Nápier, se había librado hasta entonces de todos los horrores de la guerra, aun habiéndose hallado ocupada alternativamente, de un año á aquella parte, por tropas de los dos bandos. Las familias que la habitaban eran muy conocidas de la división inglesa, y fué para esta un objeto de gran pena el ver que las tropas que la habian precedido, habían esqueado Fuentes de Uñoro, no de-Ando sino las tapisa alli donde tres dias antes vivia felis y

debía encaminar sus esfuerzos, creyó también Lord Wellington que era el en que necesitaba desplegar los suyos para contrarrestar los de enemigo cuyo talento y energias en el campo de batalla conocía perfectamente. Así es que, al iniciar su movimiento de avance los franceses al medio día del 3 de mayo, Fuentes de Oñoro y los caseríos, huertos y setos de la inmediación en la margen derecha del río Dos Casas se hallaban ocupados por un batallón de infantería ligera de la división Picton, apoyado en otro de la brigada Nightingail, uno también de la brigada Howard, otro de la Legión Real Alemana y el 2.º del regimiento inglée número 83 de línea, todos bajo el mando del teniente coronel W.llians, del 60 de la misma arma.

Comiensa Fuentes de Oftoro

El choque fué sumamente rudo y sangriento. La la batalla de división Ferrey del 6.º cuerpo de ejército, una vez despejado el campo de la caballería inglesa por Montbrun, cuya brigada Fournier la fué acosando hasta las huertas del pueblo, lo atacó formada en masa por regimientos, sostenida por la 1.º desplegada en alturas próximas, secundada por cuatro piezas de artillería y teniendo en reserva toda la 2.ª división establecida á espaldas de la posición. De modo que, en rigor, si no iba a tomar inmediatamente parte en el asalto de Fuentes do Oficro más que una división, puede decirse que, secundándolo de más ó menos cerca, lo

¡Sino de los ingleses! Queriendo ó no, allí donde se presentaban todo era ruino y desolación.

tranquila una población amiga. Todo al ejército sintió vivamente aquel acto de desenfrenada licencia: y, echado uz guante, se reunió ssí una suma de oche mil duros que se repartieron entre los habitantes, pero ¿cómo podría la reparación ignalar nunca al daño que se había causado?>

 $\chi_{\rm ph}$ 

ŀē

.Du

Ø.

£ 8

54

4

, u

Jł

de A

լզլեն

Ŀ

557

igir Jal

 $\mathbf{F}_{i}$ 

.18 . 15 e M

ECUD.

 $\epsilon \neq \parallel$ 

emprendía todo el 6.º cuerpo francés. Era, pues, muy desigual la lucha; y por esfuerzos que hiciesen los batallonas ingleses, peleando, eso sí, bravamente pero con graves pérdidas, habrían al fin de ceder el pueblo y, acosados siempre de cerca y confundidos con los enemigos, retirarse á la parte del mismo situada en la orilla izquierda del río. Continuó allí el combate, apoyados los ingleses en las casas y particularmente en una capilla que se levanta en lo alto del escarpe que forma aquella margen; sí desigual, como antes, la peles, sostenida ahora á favor de posición tan excelente y con la esperanza de próximo auxilio para defenderla con fortuna.

Y así fué. Observado todo eso por Wellington y convencido, á la vista de los progresos que hacían los franceses, de las consecuencias á que pudieran dar lugar, reforzó sucesivamente á los suyos con los regimientos números 71, 79 y 24, el primero de los cuales, cargando á la bayoneta y con la mayor furia, logró despejar de franceses los edificios y las posiciones de que acababan de apoderarse en la orulla izquierda del Dos Casas. Muchas fueron las bajas de un lado y otro de los contendientes, confesando los franceses elevarse las suyas al número de más de 600 entre muertos y heridos, y siendo la más importante, de entre otras tantas poco más ó menos en los ingleses, la del teniente coronel Williams, herido gravemente en lo más recio de la pelea (1). En su lugar quedó mandando el teniente

<sup>(!)</sup> Lord Wellington en sus despachos d.jo que los ingleses habían mantenido la posición (The troops maintained their position), y eso no es exacto. Aquella noche, después de las varias peripecias del combate, quedó el río Dos Casas dividien-

coronel Cameron, del 79 de línea, uno de los regimientos con que hemos visto fueron reforzados los primeros defensores de Fuentes de Oñoro y que con el 71 y el 24 permaneció en aquel puesto relevando á los que anteriormente lo ocupaban y fueron llevados á las alturas de retaguardia (1).

Aquel combate del día 3 hubiera sido quizás decisivo, de haberse ejecutado con todas las fuerzas francesas destinadas á él. Si la división Férrey hubiera sido
reforzada al penetrar en Fuentes de Ofioro y sobre
todo al, pasando el río, comprometerse en la ocupación
del poblado de la orilla izquierda, todo él y la capilla
que lo domina desde el alto escarpado que formaba el
flanco derecho de la posición inglesa habrían sido conquistados y los refuerzos dirigidos por Lord Wellington fracasaran en su arrebatado y heróico empuje.

Pero no estaba presente Massena; y así como en Talavera comprometió Víctor aquel combate nocturno del 27 de julio de 1809 sin autorización aiquiera del Intruso, que iba detrás, en Fuentes de Oñoro, por el contrario, ausente también el general en jefe, ni el del 6.º cuerpo ni sus divisionarios creyeron deber arriesgar las fuerzas todas de su mando en una acción que,

do ambos campos, la parte del pueblo de la derecha de aquel río en poder de los franceses y la de la isquierda en el de las tropas británicas.

<sup>(1)</sup> En aquel comhate tuvo lugar un suceso funesto del que hay también que culpar al general Loison. Uno de los batallones que atacaron, de la legión hanoveriana al servicio de Francia, usaba uniforme rojo parecido al inglés Su jefe pidió en vano se le permitiera llevar en la acción el capote gris, que también usaba, de los franceses; con lo que tomado el batalión por uno británico, estuvo mucho tiempo expuesto al fuego de las tropas de uno y otro ejército y sufrió pérdidas enormes, 100 hombres muertos y multitud de heridos.

siendo simultánea, hubiera quizás, ocupada aquella posición, llave de las de toda la línea, obligado á Wellington á levantar el campo. Aquí, repetimos, fué todo al revés. La impaciencia, el ardor militar, no pocas veces excesivo, del duque de Bellune le llevaron á emprender aisladamente y repetir los dos ataques al cerro de Medellín, y en Fuentes de Oñoro, no la falta de valor, que algunos le han atribuído en odio á sus rapiñas y crueldados, pero sí su mala voluntad y su envidia inspiraron á Loison la flojedad que le hizo no reforzar más que con cuatro batallones á Ferrey, y eso en las últimas horas de la tarde del 3 ¡Faltaba allí aquel heróico y hábil mariscal Ney que no habría dejado escapar ocasión tan hermosa para humillar el orgullo de sus mortales enemigos! (1).

El día 4 se pasó en reconocimientos que dieron á Carconocer dirección más acertada para vencer la resistencia que oponía el ejército aliado en su extensa línea del Dos Casas Esa dirección, ya la hemos señalado, era la de Poço-Velho conduciendo á Nave de Haver por una que pudiéramos ilamar llanada donde, como también hemos dicho, podrían maniobrar las tres armas, la caballería especialmente, en que era tan manifiesta la superioridad numérica de la francesa. Ofrecia de todos modos aquella dirección la inmensa ventaja de flanquear la posición inglesa y de conducir á

<sup>(1)</sup> Nápier dice que Massena llegó el 4 al campo de batalla y que el general Losson sein esperar las órdenes de Massena, cayó sobre Fuentes de Oñoro que estaba ocupado por cinco batallones de tropas escogidas, destacadas de la primera y de la tercera divisiones. No tardó Loison, como versmos, en de mostrar que no estaba impaciente por combatir en honor y para gloria de su jefe el Principe de Essling. No se deduce eso del relato del general Fririón

la ocupación del puente de Castello Bom, camino único para la retirada al alto valle del Coa, puesto que el inferior por junto a Almeida se hallaba intransitable para el material y los bagajes de un ejército. Y aun cuando, en previsión de tal suceso, Lord Wellington había situado en Nave la fuerza toda de D. Julián Sánches, sólo podría ésta, por lo insuficiente, servir como de cuerpo vigilante, nunca de obstáculo á una maniobra que, de acometerse, sería con grandes masas del ejército enemigo. Los reconocimientos, pues, de Massona y de su Estado Mayor hicieron evidente la conveniencia de un ataque por aquel flanco; y en la noche del 4 se preparó la gran maniobra que babría de realizarlo con probabilidades de un éxito que otras causas, no la de lo erróneo de tales cálculos, iría 🛦 hacer ineficaz y costoso.

Claro es que no había de escaparse á la vigilancia y á la penotración del general británico un movimiento cuyos preliminares exigían plazo tan largo como el de un día entero, por más que se tratara de disimular con ataques al frente de toda la línea, pero sospechosos de estratagema por lo flojos y descompuestos. Así es que al observar cómo iban corriéndose algunas de las tropas francesas hacia Poço-Velho, el, por su parte, destacó hacia el mismo lado la división Houstoun para que las hicieso frente y estorbar, á serla posible, el que cruzasen el Dos Casas por aquel punto.

Nueva at-

La situación de los beligerantes al amanecer del 6 era, así, la siguiente Las divisiones 1.º y 2.º del 6.º cuerpo francés aparecieron frente á Poço-Velho, con la segunda del 8 º en reserva, y las de caballería, exceptuando la de la guardia imperial, á la isquierda de

la infantería y siguiendo el movimiento de ésta para aprovechar ocasión oportuna de acometer al enemigo y extenderse á Nave de Haver y el alto curso del Turones. La 3.4 división del 6.º cuerpo continuó en Fuentes de Oñoro ocupando su conquista del 3, apoyada, no como entonces por las de su mismo cuerpo, sino por las del 9.º que, mientras ella emprendiera de nuevo el ataque del pueblo, la sostendrían puestas en reserva. Por su derecha se extendía el 2.º cuerpo, con una división, la 1.º, apoyada en La Alameda, y la 2.º entre aquella población y Fuentes de Oñoro, esto es, haciendo frente al centro del ejército aliado. Así quedaba perfectamente seguro en Gallegos el convoy destinado al aprovisionamiento de Almeida, el cual debería tomar el camino de aquella plaza apenas se observara que las tropas inglesas abandonaban su línea de batalla, dejándolo despejado y libre. Los aliados continuaron en las mismas posiciones que ocupaban al terminarse la noche del 3 el combate de Fuentes de Oñoro, exceptuando, según hemos indicado, la división Houstoun que pasó á la extrema derecha, ocupando Poco-Velho y el bosque que tenía delante.

A éste se dirigió al amanecer la brigada Maucune en columnas de división y apoyada por la del general Poço-Ve.ho. Marcognet, ganando siempre terreno á los ingleses que, tras de una descarga cerrada, se retiraron al abrigo de su caballería, no sin algún desorden. Maucune prosiguió su ataque con la misma energía hasta entrar bayoneta calada en Poço-Velho empujando al enemigo que bubo de perder también el pueblo, derrotado á punto de que si la caballería francesa hubiera secundado la carga de los infantes, habría cogido un gran

Ataque de



número de prisioneros á Houstoun y á los jinetes que se hallaban con él. El movimiento de los franceses fué tan rápido y su ataque tan violento que excedieron á las previsiones del Lord quien, para contenerlos y coutrarrestarlos, hubo de reforzar su 7.º división con la ligera de Crawfurd y con la caballería que mandaba el general Cotton, disponiendo al mismo tiempo que las 1.\* y 3.\* divisiones, que se hallaban sobre Fuentes de Oñoro, hiciesen un cambio de frente á su derecha á lo largo del lomo de alturas entre el Dos Casas y el Turo nes, maniobra correspondiente á la que había visto ejecutar á los 6.º y 9 º cuerpos do ejército franceses.

Nuevo cam-

La acción tomaba desde aquel momento un carácpo de batalla, ter muy distinto. Al ataque de frente siempre favorable a tropas tan sólidas como las inglesas, sobre todo en posiciones fuertes y estudiadas, iba á suceder uno de flanco en que debería de influir poderosamente el arte de maniobrar en que eran maestros los generales y soldados franceses. Tenían éstos, además, en su favor un terreno propio para las mansobras y, sobre todo, una superioridad incontestable en su caballería que sabría aprovecharlo.

Cargae de Montbrun

Y, efectivamente, el general Montbrun que llevaba la izquierda en el cambio de dirección que se iba ejecutando, lanzó sus escuadrones sobre Nave de Haver, rechazó á los dos ó tros que intentaron oponerle los ingleses y puso á las fuerzas de Don Julián en el caso de retirarse por la izquierda del Turones (1).

Aunque nunca podría influir mucho en combate de tales proporciones la gente del célebre guerrillero, sin organisacion ni disciplina para pelear en línea, no se la ha hecho generalments justicis en la parte que tomó allí. Los franceses,

Los dragones ingleses que en los principios de su carga habían hecho algunos prisioneros, entre ellos al coronel Lamothe del 13.º de cazadores, se retiraron luego
sobre las masas de Houstoun y Crawfurd que les
apoyaban. Si Montbrun hubiese continuado la carga
con la energía, con la violencia de otras veces, aquellas
masas se hubieran encontrado en situación bien apurada; y así lo pudo apreciar por la vacilación y hasta
vintomas de desorden que se habían iniciado en ellas.
Si, por otra parte, el general Loison hubiera apoyado,
como debía, con sus divisiones la acción de la cabellena, la infantería inglesa que, apresuradamente y no con
su característica sangre fría y habitual firmeza, formó

Podríamos ofrecer muchas otras citas de ese caso, pero casi todas ellas serían sacadas de libros que se copian unos á otros.

dæde Thiers á Guingret, su copiador Pelet, Amic, que á su vez copia à Thiers, et novelista Marbot y todos en general dicen que los finetes de Montbrun hicieron huir, acuchillaron ó barrie-ron á los lanceros de Don Julián, lo cual, después de todo, no tendria nada de particular siendo ellos más de dos mil. Pero Mapler dice que nuestro guerrillero se retiró al acercarse la caballeria francesa, eso si, añade que por timidez, y muy encolemado por haberle muerto los ingleses á uno de sus oficiales creyéndole enemigo (\*). Wellington dice que Don Julián se vo obligado á retirarse, y Schépeler que los escuadrones de Montorun avanzaron a Nave de Haver, «donde fueron entretenidos por los jinetes de Don Julián Sánchez durante un tuempo precioso : El portugués Da Luz Soriano dice que Montbrun logró poner en huida á nucetros lanceros, y Chaby que desde aquella posición (Nave Haver), adespués de larga y muy refild a Peles, se retiró también el intrépido Don Julian Sanchez, oprimido de la designal y superior fuerza de la caballería enemiga que le acometió.»

<sup>&#</sup>x27;) Schepeler lo cuenta así -Lord Wellington, observando los movimientes de Montbrum cuando éste penetraba en Nava de Avel y Pozo-Velo vio à la jineta que corra hacia és y mando à un soldado de la cuarda que estaba cerca que le hiciera fuego. (ayó el jineto que era un old si enviado por Don Julián.)

Lord Walington dice en despacho a su hermano «Os suplico man fesleis al gobierno español que estoy muy agradecido á la actividad de Don Julian Sánchez para comunicar commigo y proporcionarme toda clase de aruda que e es posible. Y por las constantes atenciones y cooperac.ón que recibu del brigadiar Don M de Alava y del coronel Don J O'Lawior»

en varios cuadros, habría tenido que recurrir á una decidida retirada comprometiendo la suarte de todo el ejército aliado Porque, no sólo quedaría flanqueado y, minutos después, envuelto, sino que perdería el camino de su retirada al Cos por el puente de Castello Bom, hacia donde iba dirigiéndose la caballeria francesa. Y tanto era sei, que un hombre como Londonderry, alli presente y revestido de tanta autoridad profesional, dice en su interesantisimo libro: «Hubo un momento durante la acción del 5 en que había para preocuparse muy seriamente del pensamiento de retirarse, y Lord Wellington se vió, de consiguiente, reducido á la necesidad de decidir, si abandonaria el camino de Sabugal ó levantaria el sitio de Almeida. » El entonces coronel Vane, de quien acabamos de traducir ese párrafo, atribuye en seguida á su general en jefe la resolución de mantener eus posiciones, por aquella presencia de ánimo, dios, que munca le abandonaba; pero más que á esa cualidad, notable ciertamente en el célebre general británico. debiera atribuir su resolución en tal momento á la inesperada, meomprensible y hasta criminal inacción de les generales franceses que dirigieron el ataque sobre la extrema derecha de la línea ingless.

Los regimientos de Houstoun y Crawfurd con sua avanzadas ó guerrillas guarecidas en las sinuosidades del terreno y tras de las rocas de que estaba salpicado, de donde hostilizaban, no sin efecto, á los jinetes franceses, ó formados en cuadros para mejor resistirles, trataron de contenerles y rechazarles. Montbrun, sin embargo, seguía avanzando; dispersó las guerrillas é hiso cargar los cuadros ingleses; con éxito en algunos, según los cromistas franceses y luxitanos, sin él, de dames

le á los ingleses (1). Lo que si ocurrió, fué que en una de sus cargas, avanzando más y más la caballería de Montbrun, sorprendió un destacamento del 3.º regimiento de Guardías que no acertó á librarse de tan furioso ataque, siendo hecho prisionero su jefe, el teniente coronel Hill con algunos de sus hombres, antes, dice Wellington, de que pudrera llegar en socorro suyo otro cuerpo de la caballería británica. La situación de los aliados se iba, así, haciendo sumamente crítica. Por más que el regimiento de Cazadores Británicos, que sostenía á las guerrillas, se portase valientemente y los dragones, pasando por entre los cuadros, repitieran sus cargas, y una batería á caballo los apoyase con un fuego tanto más certero cuanto que lo hacía temerariamente desde una posición demasiado avanzada.

Thiers y Amic dicen que Fournier rompió un cuadro y Wathler no pudo romper el otro Fririón dice que fueron dos los cuadros rotos, Guingret, por fin, añade otro en la enumeración de los cuadros. Lord Wellington no menta siquiera los cuadros, y Nápier dice que la actitud de los da Crawfurd contuvo é impuso 4 Montbrun, aunque antes llevaba expuesto que los aliados no hubían tenido tiempo para formar el cuadro. Londonderry asegura que sí, pero que no fueron rotos aunque al retitarse los tiradores avanzados introdujeron algún desorden en

le cuadros. ¿A quiénes creer?

<sup>(</sup>i) Véase cómo describe Marbot el ataquo á los cuadros ingleses. En efecto, dice, la caballeria de Montbrun, después de batir á la enemiga, tardó poco á hallarse en presencia de la infantería de Crawfurd Cargó y rompló dos cuadros, de los que uno fué literalmente hecho pedazos ... Los soldados del segundo tiraron las armas y huyeron por la llanura. El Coro-lel Hill entrega su espada al ayudante mayor Dulimberg, del 13 de cazadores y hacemos 1.500 prisioneros. El tercer cuadro inglés se mantiene firme Montbrun lo hace atacar por las brigadas Fournier y Wathler, que ya penetraban por una de las caras cuando, perdiendo sus caballos aquellos generales y siendo heridos también todos sus coroneles en la pelea, no se halló quien pudiera ya dirigir los regimientos vencedores. Acudió Montbrun, pero el cuadro enemigo se había repuesto y había que reformar los escuadrones para atacarlo.

Montbrun y Loison lo hubieran todo arrollado y puesto al ejército anglo-portugués en la derrota más completa (1). Ya las divisiones mostraban no poder resistir tan repetidos staques, stentas, como necesitaban estar, las otras más próximas á apoyar á los cuerpos que cubrian la posición de Fuentes de Oficro, assitada em aquella misma hora por los del general Ferrey según se había convenido en el campo francés. Massena, al disponer que Loison con las divisiones Marchand y Mormet desembocaran de Poço-Velhe hacia su isquierda para ligar por aquel lado sus maniobras con las de Montbrun y, por el opuesto, flanquear la posición ememiga de Fuentes de Oñoro, había, con efecto, mandado que Drouet secundase el ataque de Ferrey en aquel punto mientras que Reynier amenazaba la linea inglesa desde La Alameda, abrazandola así toda entera consus fuegos. Esa magna evolución amenazaba, con efecto, dar el último y decisivo golpe al sjército aliado que, sin embargo, no cesaba en su cambio de frente. , única maniobra en que cabía emprender luego la re-

De los historisdores franceses, apenas el hay alguno que haga referencia à este notable episodio tan honroso para la artilleria inglesa, cuya superioridad en el tiro hace, sin ambargo, resaltar el barón de Marbot.

<sup>(1)</sup> He squi como pinta Nápier la acción de aquella batería, puesta en una situación verdaderamente desesperada. «Se
noto, dice, en aquel momento una extrema confusión en los
secuadrones franceses; oficiales y soldados, todos corrían hacia
un punto en que no se miraba más que una espesa polvareda,
pero donde debia suceder alguna cosa extraordinaria á juagar
por al brillo de los sables y la lus de los pistostasos. De repente aquella multitud se agitó con violencia mayor aún, el herre
de los inglesos en biso oir, se entreabrió la masa de las tropas, y
Norman Ramsay apareció á la cabesa de su bataría, salvando
sua caballos aquel especio como la jauría más resuelta y haciendo saltar las piesas que arrastraban. Los artilleros unidos
y en buen orden, pretegían la retaguardia».

tirada sin la certeza de un desastre en mucho tiempo rreparable.

1-

•.≓1°

- 不服

,≃ I<sup>™</sup>.

a 🐔

715 x

V<sub>a</sub>,

٦٠

Ľť.

p: #/

ile.

. . .

ıa I-

SIG G

Sirvió más que nada para asegurar esa maniobra salvadora de los aliados el establecimiento de los tiradores de la división ligera entre las rocas de que ya bemos dicho se hallaba salpicado aquel terreno, en la parte principalmente en que se ligaba aquella fuerza con la del general Houstoun. El fuego nutrido y certero que hacían los tiradores ingleses y el de una fuerte batería que se estableció en posición inmediata secundándolo eficazmente, contuvieron á los jinetes franceses que, abrigándose en un pliegue del terreno, dieron tiempo á Wellington para reformar su nueva línea y proporcionarla una cohesión que antes no tenía. Sin embargo; de cumplirse las órdenos de Massena, la nueva posición inglesa podría servir para evitar la derrota de que momentos antes se veía amenazado el ejército aliado, pero nunca para impedir el tranfo de sus enemigos obligándole á abandonar aquel campo de batalla y el asedio de Almeida. Su fortuna, con todo, la debió, ya lo hemos indicado, á la inacción de Montbrun y Loison, causada, á su vez, por la mala fo de Bessieres, como vamos á demostrarlo.

Detenidos los franceses, á pesar de sus brillantes cargas, por el fuego de los cazadores y de la artillería laguardia imde Crawfurd, Montbrun solicitó la cooperación de la caballería de la guardia imperial que continuaba de reserva á sus espaldas. Massena, comprendiendo tam bién la conveniencia y aun la necesidad de esa cooperación, despachó uno de sus ayudantes, Oudinot, para que transmitiese á la Guardia la orden de cargar. «Pasaba, entretanto, el tiempo, dice Amic, y arreciaba

Bessiéres y

rm = Google

HI . RD A . RST

acolore su movimiento aquel cuerpo, cuya acción ha de abrirnos el camino de la victoria. Su impaciencia liega al colmo Por fin llega Oucinot ¿Dónde está la auballería de la Guardia? grita Massena en tono en que se manifestaba la inquietud — Príncipe, responde el joven oficial, no he podido traerla.—¿Cómo?—El general Lepie me ha dicho que no reconocía aquí mán autoridad que la del duque de Istria y que sin su ordan no desenvainaria su sable: (1).

Hábil defenes de Wellington. En ese tiempo que, por corto que fuera, no era para desaprovechar en ocación tan critica, Lord Wellington pudo poner en orden su nueva linea sobre la

<sup>(1)</sup> El barón Marbot está món dramático en em punto. Lo describo ani «Mientras so nonpa (Montbrum on elia (en roformar sus escuadrones , Massena, quertendo acabar la victoria, envia un ayudante da campo á transcritir al general Lepic, que se haliaba en recerva con la cabatteria de la Guardia, la ordea de cargaz. ¡Pere el bravo Lopis, mordiendo descaperado la hoja de su enble, responde con dolor que el mariecal Beesières, su jele directo, le ha prohibido formalmente que compromota les tropas de la guardia sin orden suya.... I Dice ayudantes de empo salen entonces en tedas direcciones en buses. de Resejères, pern ésta, que hacía innchos dias lha constantemente al lado de Massena, había desaparecido, no por falta de valor, porque era muy valiente, sino por cálculo ó celos de su enmarada. No quias enviar un solo hombro de los puestos á eus érdenes para asegurar un éxito ciya gioria toda secaeria on Massens, sin pensar on los superiores inforeces do la Francia... I En fin, al cabo de un cuarto de hora, se halló al mariocal Bossièros lejos del campo de batalla, erran fo al otro Jado de la laguna, donde examinaba el molo conque estaban bechas las faginas empleadas aquella mañana para establecor su paso., . I Corre con alre de acucioco, pero el momento decisivo, perdido por su faita, había passdo, porque los ingleses, habisodose repuesto del desorden un que los había colocado la enballeria de Montbrum, nenbaban de scorcar una artilleria formidable que cobria necestros escuadrenes de metralia, interin les suyes libertaban les 1 500 pristoneres que les habiamen hecho. En fin, lord Weilington, terminado su esmbio de frente, habia restablecido en ejército en la mesera, sus derecha an of-Turones, y la inquierda apoyada en Puentre de Oñecas.

derecha de la general que había establecido al comenzar la batalla. El general Spencer que, como saben nuestros lectores, mantenía la posición de Fuentes de Ofioro con la 1.ª división de su mando y la 3.ª del de Picton, se trasladó á la derecha de la nueva línea formando en dos líneas y destacando sus tiradores en el mismo rumbo para mantener su unión con la 7.4 de Houstonn que aparecía como de reserva en la izquierda del Turones, reforzada por la infantería de Don Julián Sánchez. En el centro, se situó la brigada Ashworth también en dos líneas y con la caballería à retaguardia. La 3.º división, de Picton, se mantuvo en la izquierda con el doble objeto, además, de proteger la posición de Fuentes de Oñoro, en cuyo socorro, como en el de todo aquel martillo, estableció el Lord, como de reserva general, la división ligera de Crawfurd y la artillería británica. Para complemento de esta maniobra, se envió á Don Julián á observar el gran convoy de viveres destinado al abastecimiento de Almeida y que Massena había establecido en Gallegos en espera de ccasión favorable, y á interceptar, en cuanto le fuera dable, con sus lanceros la comunicación del ejército francés con Ciudad Rodrigo.

Fiando en la robustez de sus nuevas posiciones y segundo en la firmeza de unas tropas que habían logrado resis-ataque de tir ataque como el furioso de Montbrun en terreno oñoro para ellas tan desfavorable, esperó el asalto que no dejaría de intentar de nuevo el Príncipe de Essling, no desanimado ni aun con la defección de Bessiéres, en coya caballería confiaba antes para conseguir el triunfo que parecía ya escapársole de sus manos siempre victoriosas hasta aquella, para él, funesta jornada de

Portugal Y, con efecto, mientras daba sus resultados la mala fe del duque de Istria en la gran maniohra de la izquierda francesa, se vió á Drouet dirigir el nuevo ataque, ordenado antes por Massena, sobre Fuentes de Oficro y las posiciones que protegen aquella población desde la oralla inquierda del Dos Casas. El asalto fué terrible. Aunque un poco tardio, por deberse haber verificado al tiempo miemo que el de Montbrun en la isquierda, lo acometió la 3 a división del 6, euerpocon toda su fuerza, si bion empleada en varios períodos. en vez de bacerlo en uno solo, con la violencia, eso sí, que caracteriza al soldado francés. La brigada Ferrey logré en su primer arranque romper y dividir los tres regimientos ingleses que dijimos quedaban guarneciendo el pueblo la noche del 3. Por grande, desesperada la llama un escritor de su país, que fuese la resistencia opuesta por aquellos cuerpos, los franceses se apoderaron nuevamente de la parte baja de la pobleción despachando de ella 4 los defensores que perdieron dos companias del 79.º inglés y al coronel Cameron que cayó entre los suyos mortalmente herido. Aún se pusieron los imperiales á escalar los escurpes de la margon izquierda hasta hacerse dueños de la capilla, tantas veces citada, que la domina; y es seguro que, de haber ejecutado en tales momentos aquel ataque la división entera, ó de haber cooperado á el Loison cargando á la división Picton, se hubieran hecho dueños de una posición que seguramente comprometía la general de los aliados. Pero aunque Drouet, fué reforzando á los suyos con la división entera, no era ya ocasión cuando lo hizo, pues Wellington, que tenta todas las reservas á la mano, acudió en ayuda de los suyos que, con una

brillante carga á la bayoneta, decidieron la acción arrojando á los francesos de la capilla, las rocas y todas las casas á la margen derecha del río con muchas é importantes bajas de una y otra parte en oficiales y so dados (1).

La torpeza de Loison y de Drouet; la flojedad de Rejnier en su demostración sobre el fuerto de la Concepción, reclazada por un cuerpo de la legión lusitana el cui lado en Wellington de relevar á los tres regimientos que habían defendido la posición con una brigada de sus tropas ligeras, y el no menor de atrincherarla inmediata, siquier ligoramente, la dejaron á salvo de nuevos ataques.

¡Cuántos errores en tan corto espacio para jornada que exigía aciento, resolución y hasta fortuna!

Por mucho que esperara Massena de la suya, el Otra fechofracaso de Torres Vedras y las contrariedades de la ría de Besslèretirada, pero mas todavía las que le oponían sus proplos generales, la defección sobre todo, de Bessières,
tenían que debilitar su espíritu, humillar su orgullo y
hacerle perder la confianza que le habían siempre inspirado las mas atravidas y felices resoluciones. Por si
no bastasen esas contrarieda los en la única ocasión
que ya le que laba para reponerso en la opinión pública y en la del Emperador, imponiendose de ese modo
a sus envidiosos colegas; por si aún vacitaba en la idea
de proseguir el combate, paralizado por la flojedad ó
na traición de sus tenientes, fué a hacérsela abandonai

Томо х

🛶 Google

MAR RE NOVER

Hubo quien supusiora que habían quedado muertos en derredor de Fuentes de Oñoro hasta 400 hombres de ambos canpos; pero Nápier, encargado de enterrarlos, no halló más que 130

otro incidente más significativo todavía de lo irremediable ya de su desgracia. Cuando se disponía á renovar la acción tomando disposiciones cuyo cumplimiento consideraba seguro ante el espectáculo de las tropas, electrizadas con las ventajas conseguidas al ejecutar la sabia maniobra de la mañana, se le prescuta el general Eblé cubierto de polvo y de sudor, dicen, y pintados en su somblante la alarma y el dolor, para manifestarle que, no habiendo llevado municiones el duque de Istria, sólo quedaban al ejército las precisas para proveer á cada soldado de 30 cartuchos á lo más, número insuficiente para un combato en que los ingleses han de defenderse con la tonacida I que exigían las circunstuncias de su arriesgadisima posición (1) Massena quiere que partan á Ciudad Rodrigo en busca de cartuchos cuantos transportes se encuentren en el campo de batalla; pero se habían dirigido ya á aquella plaza en busca del pau necesario para el día siguiente. Todavía hay un recurso, el de utilizar los carros de la guardia para la conducción de las municiones que se necesitan He aquí cómo explica un ayudante del Principe la pérdida de una esperanza, tan salvadora, de realizarse, como halaguetia. «Massena, dice Markot, no teniendo otros medios de transporte, invita al mariscal Bessières á que le preste por algunas horas los armones de la guardia; pero éste le responde con frialdad que sus arrestres, ya cansados aquel día, acabarán por arruinares si hacen una marcha de noche y por tan malos caminos, y que no los prestará sino al día siguien-

Ya hay quien dies que sólo quedaban 20 cartuchos por plaza.

te.....! Massena se acalora y grita que se le arrebata etra vez la victoria que bien vale el precio de algunos caballos; pero Bessières se niega de nuevo, y da lugar á una de las escenas más violentas entre los dos manscales.»

cCómo reanudar, pues, la batalla tan torpemente interrumpida? Aun después de paralizada la acción de Montbrun, si se hubieran cumplido las órdenes de Massena, el ejército aliado habríase visto expuesto al mismo inminente y terrible riesgo que le amenazaba en la mañana de aquel dia al emprender el movimien to envolvente sobre su ala derecha. Con que Lorson bubiera mostrado sus divisiones en la llanura en que la caballeria francesa cargaba con su furia acostumbrada, con que más tarde, si se quiere, apoyara enérgicamente á Drouet en su ataque á Fuentes de Ofioro, y Reymer, no satisfaciéndose con la ligera demostración que hizo, hubrese atacado á Campbell con la resolución que otras veces, el resultado fuera muy distinto del funesto que cupo á las armas francesas. Pero, después de todo eso, de haber combatido la caballería de la guardia en el momento en que se le ordenó, su acción, unida á la de las brigadas Fournier y Wathier y secundada por las divisiones dotenidas en Poço-Velho, hatria acabado con la resistencia de los ingleses, cuya formación en la nueva línea no podía ser sólida, así por el apresuramiento con que se había hecho como por el desordon con que entraron en ella los cuerpos, sorprendidos ante la maniobra de Massena. Al no cargar la guardia, al fracasar el ataque de Fuentes de Oñoro y al encontrarso, por fin, el ejército francés sin municiones ni quien las llevara de Ciudad Rodrigo, la

jornada podía darse por estéril ya que no por perdida, que es lo que lógicamente se deduce de sus resultados posteriores.

Responsabilidades.

Cierto que no debe achacarse toda la culpa ni exigirse la responsabilidad por entero á Massena que, si cometió a gún error desde el subsanado con el pensamiento de la mamobra de la mañana del 5, no á su talento, que brilló como siempre en las órdenes por el dictadas, sino á su falta de energía debié achacarse en ocasión tan solemne y reparadora para su opinión militar desde la retirada de Portigal. Lo que sucedió, en efecto, es de cargo a quienes fueron llamados á cumplir aquellas órdenes, cuya situación y cuyo estado de animo estan perfectamente explicados en el escrito de uno do los testigos de mayor autori lad como historiador de aque la campaña. Dice M. Guingret tantas veces citado en esta obra: «La mayor parte de nuestros: generales de división tenían ya licencia ó la orden de trasladarse á París, y no demostraron en la jornada del 5 de mayo aquella completa abnogación que produce el olvido de sí mismo en las ocasiones decisivas. y aunque remase en todas las categorias el sentimiento de la victoria, no se inspiraron los jeles en aquellos arranques heróicos que lincen se grabon de antemano sus nombres en los cuadros de la posteridad. Hubiera sido necesario que el general Loison se ilustrase tomando sobre si la responsabilidad de llevar rápidamente el sexto cuerpo en medio de las masas enemigas; pero vaciló por mas de una hora esperando las órdenes del Principe y nuestros soldados vieron con gran pena desvanecerse una de las más hermosus ocasiones de vencer.>

No es corto el favor que, aun así, dispensa Guingret al general Loison, porque en el mismo campo de batalla y después en cuantas relaciones se han publicado de ella, se echó de menos la presencia del maris cal Ney que no hubiera, como él, visto unpasible el ataque do Fuentes de Oñoro, no dado en regla ni secundado debidamente

Y por qué eso mismo escritor, testigo presencial y actor en aquellos sucesos, no se lamenta en ninguna parte de su hitro de la enorme falta cometida por Besseros? ¿Es que cabe hallar razón a'guna que la dis cupe, ¿Puede hallar la para que un general que acude al la namiento de otro con un refuerzo, mayor ó menor de tropas y asiste al combate en que so va á decidir de la suorte de un ejército de su nación y quizás de la guerra, puede luego negar eso mismo refuerzo, al i presente, y los demás recursos de que le es dado d'spener.

Errores habla cometido el Principe de Essling, á quen se le achaca la salida de Salamanca y Ciudad Rodrigo sin los transportes necesarios para el indispensable de víveres y sobre todo de municiones, lo inoportuno del ataque de Fuentes de Oñoro el dia 3, error va le hemos dicho, somejante al cometido en Bussaco, y el haberse presentado en el campo de batalla sin los recursos todos que debía suponer exigiría la persecución del enemigo, una vez vencido, si hubiera el triunfo de dar las consecuencias convenientes para el completo de su causa y su propia gloria

Ahora bien, aun así, habría alcanzado ese triunfo si Bessieres no le hubiera faltado; en una palabra, dura y todo, si no le hubiera hecho traición, que traición cruel é indigna de un general es faltar en circunstancia tan crítica y solemne á quien tenía á su cuidado la misión conflada al Principe de Essling en su campaña de Portugal.

Rajas.

Las pérdidas fueron grandes en uno y otro ejército. «Las acciones, decía Wellington en su despacho del 8 deede Villar Formoso, fueron parciales, pero fuertes y nuestras pérdidas grandes - Sin embargo, no pueden considerarse tan importantes al consignar que consistieron en 235 ingleses, de las clases de oficiales y tropa muertos, 1.234 heridos, y 317 extraviados, esto es, prisioneros. Los portugue-es tuvieron 52 muertos, 89 haridos y 26 extraviados (1) El ejército francés perdió mucha gente en los repetidos y obstinados ataques de Fuentes de Oñoro, en su exposición al fuego de la infanteria y de la caballeria do los al ados al tiempo de las cargas de Montbrun, y después, al establecerse definitivamente la nueva linea frente al terreno en que habían tenido lugar. El total de las bajas, según. Fririón, fué de 2 844 entre muertos y heridos, varios oficiales, entre los primeros, y los generales Lorest y Vichery, los coronelas Frictón y Thoyenez con algunos otros jefos entra los segundos.

Parecía que á la acción del 5 debiera suceder, como a la del 3, otra más tenaz y sanguenta, otra verdaderamente docisiva, puesto que en las anteriores, aunque no vencedores, los franceses habían ocupado una parte extensa é importante del campo do batalla y queda-

<sup>(1)</sup> Siendo tan corta la fuerza de los españoles, como reducida á la que mandaba D. Julián Sánchez, y su acción tan li mitada desde su choque con los franceses en Nave de Haver, sua bajas debjan ser poquisimas.

ban en actitud amenazadora y propia para proseguir sis operaciones sobre la línea enemiga. Wellington, que ignoraría la conducta de Bossiéres y la falta de municiones en el campo francés, temió naturalmente la reproducción del combate para el día siguiente, y durante la tarde y la noche del 5, hizo fortificar en lo posible su linea, lo mismo en la margen del Dos Casas para poner á salvo la posición de Fuentes de Oñoro, que en el nuevo frente mirando 6 Poço-Velho y cubriendo de un flanqueo el camino de Castello Bom y su impirtantisimo puente sobre el Coa. Algún movimento de tierras y parapolos de piedra seca aprovechando las sinuosidades del suolo y de las rocas de que tantas veres hemes dicho que estaba salpreado, hicieron uno y otro frente bastante fuertes para una defensa confiada á tropas tan sólidas como las británicas. A cada momento que se dejaba pasar, la posición inglesa alquirma más fuerza, haciendose tanto más precioso el tiempo cuanto que la confianza puesta en el éxito del dia anterior se fortificaba mas y mas según iban observándoso las dudas, vacilaciones y desánimo que debian reinar en el ejército francés cuando, por su caracter y el de su jefe principalmente, eran de temer prontas, enérgicas y hasta decisivas resoluciones.

Y así fué: Massena, hallándose sin municiones, envió por ellas à Ciudad-Rodrigo; después de reconocer la línea enemiga, pudo convencerse de que se había hecho mexpugnable, y sin objeto ya el convoy de víveres destinado à Almeida, usó de él para el racionamiento de sus tropas. El dia 6 lo empleó en esos reconocimientos; en los cuatro siguientes, impuso al ejército algunas maniobras que distrajeson al enemigo de la única que ya le restaba hacer, la evacuación de Almeida, y el 10, al dirigir sobre Barba de Puerco la 2.º división del 2.º cuerpo para apoyarla, concluyó por trasladarse con todo el ejército á sus antiguas posiciones próximas á Ciudad Rodrigo, anteriores á su mancha sobre Fuentes de Oñoro

Evacuación de Almeida.

Para dar por terminada la campaña se hacía prociso salvar la guarnición de Almeida, objeto de aquella última operación y motivo de tan refiida y descomunal batalla. No era facil la empresa desde tamano fracaso como el do Fuentes de Oñoro; mas pudo llovarso á feliz ejecución gracias al patriotismo de un valiente surgento del ejército frances que transmitió la or len, à la energía y habilidad del gobernador do aquella pluza y & la poca exactitud en el cum limito de les disposiciones dictadas por Lord Wedlington para impedir la que bien puede considerarse como la mas ballante hazaña del general Brenier. Massena, con efecto, convencido el dia 6 de la imposibilidad de reproducir el condato del día anterior, decidió que, a lo menos, se sulvara del peligro de caer en manos de los ingleses la guarnición de Almeida; y como era, no sólo de necesidad sino que urgente además hacer que Brenier, en cuyo valor y talento confiaba, conociera su resolucion de inutilizar una fortaleza que luego podría entorpecer sus operaciones, si es que le era dable emprenderlas de nucvo, buscó entre sus tropas hombres, como vulgarmento se dice, de buena voluntad que se ofreciesen à comunicar a aquel general esa resolución y las instrucciones que la ilustraban y completaban. Presentáronse inmediatamente 3 de esos hombres, el sargento Andrés Tillet, el cabo Zaniboni y el soldado cantinero Juan

Noel Lami, de los que solo el primero tuvo la fortuna de llegar á su destino coronando tan arriesgada y di licil empresa. Las órdenes que llevaba eran la de volar las fortificaciones más importantes de la plaza y a de abrirse paso á través de las líneas de los situadores dirigiendose al puente de Barba de Puerco donde le acogería la división del 2.º cuerpo destinada, según ya hemos dicho, á tan delicada como importante mision (1).

El general Brenter comenzó la ojecución de aquellas disposiciones con una salva de actillería que anunciase haberias recibido, con lo que Massena, levantando su campo de Poço-Velho y Nave de Haber para concentrar el ejército, hizo sin embargo algunas demostraciones sobre la línca del Dos Casas para distraer al cuemigo de lo que pudiera acontecer en Almeida. El Principo do Essl ng estaba resuelto á no retirarse definit vamente hasta que Bremer, con tiempo, así, para arrunar la plaza y preparar su evasión de elia, padiera que la opendra el enemigo, de verso sin los francesos en actitud todavía ofensiva y en ibertad, por consiguiente, de dedicarse á la toma de Alme.da y captura de su guarnición. Pero escaseaban los víveres, consumidos ya los del convoy destinado á Almeida, se dejaban oir las murmuraciones de la tropa y aun proyectos de algún general en forma de

<sup>4)</sup> Es tan curtosa y hasta instructiva la relación que Guin gret bate de la jornada del eargento Trilet á Almeida, que betaos cretdo deberla reproducir integra, haciómodo, aunquo en un apendice el del número 2, con la recomendación de no dejarla pasar desatendida.

Sigue el parte de Brenier sobre la evecuación de aquella plaza, lección elecuentísima para los gobernadores que puedan hallaras en igual caso.

consejos, ya que se desistía de un nuevo ataque, y se creyó necesario levantar el campo y trasladarse al Agueda.

Ni eso calmó la alarma en la línea de los aliados que, por otra parte, no sospechaban las órdenes de Massena respecto á Almeida á la que, por el contrario, suponían próxima á rendirse, así por el fracaso de la acción dirigida á hacer levantar su sitio, como por la falta de víveres, que les constaba ser grandísima. Las tropas aliadas permanecieron en sus anteriores puesto, esperando alguna reacción nueva de los franceses, y sólo como por precaución dispuso su general en jofo que el 4.º regimiento de la división Erskino se dirigiese al puento de Barba del Puerco. Tan sabia era la medida que, de haberse cumplimentado inmediatamente, se hubiera hecho irremediable la destrucción de las tropas de Brenier. Pero hubo descuido en ejecutarla y pronto se hicieron patentes sus funestas consecuencias.

En previsión de tal suceso, Brenier había hecho minar las fortificaciones de Almeida, de modo que á fines de abril había en ellas 140 hornillos preparados para recibir su correspondiente carga. Así, el dia 7 de mayo, al llegar las órdones de Massena, se procedió á cargarlos y á dostruir la artilloría existente en la plaza, lo cual se verificó disparando las piezas unas con otras, con excepción de algunas que, para mayor disimulo, lucieron fuego sobre el campo de los sitiadores. Después inutilizó Brenier las municiones arrojándolas á los pozos y á los fosos ó colocándolas en los sitios á que alcanzara el efecto de las explosiones proyectadas. El carrusje y todo el material de guerra fué destruído ó en los parapetos y bermas de los mismos ó con sierras

y hachas que le hiciesen pedazos. Se construyeren per fin, salchichones que bien embreados comunicasen el fuego y lo alimentaran en los establecimientos cuya completa destrucción conviniese para dejar la plaza perfectamente inútil por mucho tiempo Y el 10, después de conferenciar con todos los jefes, de haber dado conocimiento a los oficiales de parto de su pensamiento y de animar á la tropa visitando los puestos é inspirándoles confianza con sus palabras y ofertas, formó los cuerpos que componían la guarnición y los distribuyó según su proyecto para su salida de la plaza. Al verificarla, haciendo la seña convenida al ingeniero Morlet, jefe del arma, para que diera fuego á los hornillos y dando lo que nesotros llamamos el Santo (le mot d ordre) de Bon sparte et Bayard, Brenier abandonó Almeida en dos columnas, un poco distanciadas para que el frente de la linea enemiga que se iba á romper, fuese todo lo amplio posible y dar mayor ensanche y desahogo á la evacuación y la marcha.

«Todo ha sido perfectamente ejecutado, decía Bronier en su parte; mis dos cabezas de columnas comenzaron a habérselas con los puestos enemigos en el momento mismo de la explosión. Todo ha sido arrollado, y he proseguido la marcha hostigado siempre á mi retaguardia y mis flancos, tal cual lo tenía previsto, y ocupándome todos mis equipajes».

El general Pack, encargado, como ya se ha dicho, de las operaciones del bloqueo, acudió immediatamente en persecución de las columnas francesas, avisó de lo que encedía á los puestos de los aliados que no habían dado importancia al ruido de las explosiones y á las avanzadas establecidas en las inmediaciones del

camino que seguía Brenier, alguna, compuesta de dragones ingleses que acudieron rapidamente al llamamiento. Sin embargo, cuando la persecución podía dar el resultado apetecido por Pack, ya Brenier se hallaba cerca de Barca del Puerco, á las inmediaciones de cuyo puente pudo distinguir con su anteojo tropas francesas que iban á su oncuentro, las del cuerpo de Reynier tan previsoramente enviadas por Massena. Por más que los angle portugueses volaren en pos de Pack, de que el 4.º regimiento, olvidado por Erskine, pudo acudir al puesto que se le había soñalado, y los dragones britanicos esrgaron con su característica. energia, si lo parte de la retiguardia francesa hubo de sufrir pérdidas considerables, causadas, mejor que por el fuego y los sables enemigos, por haberse desbandado y precipitádose por despeñaderos altísimos y de imposible salīda.

Así y con éxito tan honroso para el general Brenier se verificó la evacuación de Almeida, cuyo recuerdo evoca un historiador ingles, nada afecto a los españoles, el de la tamb én gloriosa de Hostalrich, oponiendo al nombre y á la hazaña del caudi lo francés el nombre y la hazaña, aunque no tan afertunada, del coronel D. Julián Estrada (1).

Reemplaso Al retroceder Massena á Ciudad Rodrigo, estaba de Massena ya á la caboza del 6.º cuerpo el mariscal Marmont, du-

<sup>(1)</sup> No es poca honra para España. Dice Napier: «Erskine no transmitió orden alguna al 4.º regimiento, mientras Brenier, nada desconcertado por la retirada del ejército francés, se preparó, como Julián Estrada, á abrirse paso á través de las tropas del bloqueos.

De esas caen pocas en libra, como vulgarmente se dice " Napoleón tenía ya un alto concepto de Brenier. Decía de él

que de Ragusa, acompañándole á aquella plaza, donde pocos días después, el 12 de mayo, tomaba el mando de todo el ejército. No es exacto que el Principa tuviera noticia de su relevo el día 6 y que desistiera, por eso, de insistir en sus ataques al ejército aliado. Eso esta perfectamente probado. El estado de sus relaciones con los demás generales, sus subalternos, la defeccion del único de quien podia recibir en aquellos momentes una ayuda eficaz, la del duque de Istria, que hasta le había impedi le proveerse de municiones en lo más crit.co del día 5, y el convencimiento de la extraordinaria fuerza adquirida por los aliados con su exito en los combates anteriores, le habían hecho desistir de continuar los inmediatamente. Limitando desde entonces sus aspiraciones á la salvación del presidio de Ilmeida, cooj eró á ella manteniendo á, los enemi-308 en constante alarma con demostraciones ofensivas que dieron, como hemos dicho antes, el resultado por <sup>6</sup> apotecido. <sub>6</sub>Son esos signos de conocer la resolución del Emperador, que se recibió el 11 en Ciudad-Rodrigo?

Aquella orden fué la señal de una desbandada de generales y jefes que amenazó dejar el ejército francés de Portugal reducido á una acción secundaria, á la de ctalquiera de los que, bajo la mano del Intruso, tenían la misión de ocupar y mantener tranquilas las provincias del interior de la Península. A la marcha del mariscal Massena, que fué inniediata á su relevo,

en un despacho de 27 de abril, esto es, de varios días antes del de su hazaña; «Decidle á Marmont) que tan pronto como el general Brenier, que manda en Almeida, vuelva á incorporarse al ejército, se le de á reconocer el empleo de general de di visión, ascenso que es inútil darle interin se haire en aquella plaza; que es un três bon officier, qu'on peut employer utilement».

sucedió la de Bessières, que era al poco tiempo reemplazado en Valladolid por el general Dorsenne, de tan triste memoria, Junot, Loison y Solignac volvieron también á Francia, y con todos ellos sus respectivos sequitos que en los ejércitos de Napoleón eran numerosisimos (1).

No le vendría mal aquella deserción, puede decirso que general, al daque de Ragusa; que si en el ejército de Portugal se negaba respeto y hasta obediencia á un Massena, sería muy difícil fueran a concederse á quien estaba muy lejos de haber alcanzado la altura del héros de Zurich, de Génova y Essling. El mariscal Marmont traia á España los prestigios de una carrera facultativa brillante, y sobre todo los de su amistad con el Emperador desde que juntos habían tomado parte en las jornadas de Tolón, Egipto, Marengo y Wagram, pero ni su historia militar ni su carácter eran para seducir á unas tropas que se resistian á reconocer autoridad más que en Napoleón, su único idolo, y que recientemente vencidas en su grandiosa invasión de Portugal, repugnaban, como impopular, cruenta, penosísima y nada gloriosa, la guerra de la Península Llevaba, además, instrucciones para variar la organización de aquel ejército, quitándole el carácter grandioso que había obtenido al emprender la invasión de Portugal un año antes, y eso en las tropas francesas tenía que

<sup>(1)</sup> Il en aigunos aparece como voluntario aquel abandono del ejército y ya se sabe que los había que tenían licencia para dejarlo, también es cierto que el 27 de abril, en que ya se tenía decretado el reemplazo de Massena, se autorizaba 4 Marmont para mandar á Francia los generales y oficiales que no le convincion, dirigiendolos à Valladolid, donde esperarian las ordenes del Emperador.

Orani. Hri⊾AB Ni, RST

独臣

e 3

250

1.

П 1.

n ji

ı, ıL

at."

dia.

لہ [1-

priv

أحياع

والها ا

r. K

1]5/2

(34.)

6 8

<u>.</u> 31.

C (D)

1185

161

ser motivo de disgustos y desánimo hasta que pudieran observar el talento y las condiciones de mando de su nuevo general en jefe.

Habiasele, con efecto, autorizado para organizar sus tropas en seis divisiones sin formación de cuerpos de ejército, para evitar, sin duda, las discordias que acababan de sentirse con tal perjuicio de las operaciones y del resultado que esperaban en la campaña, y tan prento como tomó el mando Marmont, nuevos acuerdos del Emperador tendioron á suministrar e recursos de fuerza y material que le pusieran en estado de impedir el sitio de Ciudad Rodrigo y aun en el de dar une belle bataille à los ingleses. No tardaremos en dar á conocer esos medios y la conducta militar del general Marmont quo reveló en España cualidades que honran sobre manera su memoria como organizador y como táctico, sobre todo, eminente, siquiera la fortuna no llegara á coronar sus esfuerzos por circunslancias para él y para el Emperador, su amigo, lamentables.

Dejemos también á Massena recorrer vencido y ardendo en ira un camino, poco antes trillado por su formidable ejército al organizarse para su última y malhadada campaña, canino en que estuvo á punto de perder su liberdad, cuando no la vida, á manos, según haremos ver, de uno de nuestros más insignes guerrilleros ¡Preso y víctima quizás de un brigante el general que podía jactarse de no reconocer en el ejército francés, tan focundo entonces en grandes capitanes, otro superior á él en perioia y fortuna en los campos de batalla, sino su incomparable jefe, el Emperador Napoleón! Sin ir ahora más lejos, en aquella su pos-

trera campaña reveló Massena dotes bien excepcionales de sus condiciones militares á pesar de tanta y tanta contrariedad como halló en el campo enemigo y en el suyo propio, donde el orgullo, la envidia y la falta de patriotismo se aunaron para arrumarle en el ánimo dol Emperador, en su suerte y en su hasta entonces brillante historia. Sin embargo de tan envidiosos y formidables enemigos, el historiador i marcial no dejará de asociarse á la opinion de un hombro de guerra tan notable como el general Baron Tinel ault, que en sus Memorias recientemento public de « la rinde este último tributo de su justa adminación 🖟 🖾 maris ed. Mas sena, dice, se mostré en Portugal ple tau habil y tan audaz como siempre: ahí estan sus l.e./hos para domostrarlo y todo caanto la justicia consi nto decir es que, moralmente igual asimismo y digno de sa pasado, estaba físican ente delal, y que para sostoner el brillo de su genio, le fulto queza la excltación de fuerzas, los arranques enpremos de chergha que, a veces, á pesar de la traición de los hombres y de las circunstancias, obligan á la suerte misma a cambiar.

La Albuhera.

Por el mismo tiempo en que se refita tan descomunal batalla como la de l'acutes de Oñore, que acabamos de recordar, fenían lugar en Latre or dura operaciones muy importantes tambien, que il un a conducir á otra acción campal, si no de identicos, de resultados muy semejantes. Porque la batalla de la Albuhera, á que nos referimos, los tuvo muy parecidos, así en cuanto á la marcha y desenlace del choque de los ejércitos be ligorantes, como á las consecuencias respecto á las plazas cuya liberación pretendia el francés. El intento en Soult de hacer lovantar el sitio de Badajoz, era el mis-

mo de Massena para impedir el de Almeida; los procedimientos iguales, si preparados por el Príncipe de Essing en Salamanca, dispuestos por el duque de Dalmacia en Sevilla; y la acción, si interrumpida en la frontera castellana de Portugal por falta más que de municiones, de disciplina en los generales, quedó tambien paralizada en la extremeña por el causancio y mejor aún por la impotencia, tan patente en Albuhera como en Fuentes de Oñoro.

44

1.

Y era que aquella guerra se iba haciendo demasiado larga y poco gloriosa para los franceses, inconstantes per su genial y acostumbrados, como estaban en otras partes, á vencer al liegar al campo de sus operaciones y decidir en una sola jornada la suerte de la campaña. Ausente el unico que sabra imponerse á todos, á los generales con su indiscutible autoridad y á los subalternos y soldados con el entusiasmo que inspiraba, cada uno se creía autónomo en el distrito de sus operaciones y mando, no procurando sino su propia glona y el fruto de sus rapiñas, nunca la gloria ni el provecho de sus camaradas de las demás provincias do España. En ninguna parte pudo observarse con mayor. clandad ese espíritu de envidia y de discordia como en España y para el caso presente en Portugal y Extremadura, lo mismo en la conducta de Soult deteniéndoss en el sitio de Olivenza y Badajoz para no acudir a las líneas de Torres-Vedras, que en la de Bessiéres entorpeciendo la acción de Massena en la batalla, de stro modo decisiva, del 5 de mayo en Fuentes de 0fioro

El mar scal Soult, ya lo dijimos, so había vuelto á Alarmas Sevilla á los dos días do la conquista do Badajoz, y llo- de Soult

Томо ж

gaba á la capital andaluza cuando ya se hacían ver en Elvas y Campo Mayor las tropas del general Beresford batiendo el 25 de marzo de 1811 á los dragones de Latour Maubourg al retirar la artillería de la segunda de aquellas plazas portuguesas (1) Había dejado al mariscal Mortier unos 9 000 hombres con la misión de guarnecer Badajoz y guardar la frontera española próxima, llevándose á Sevilla otros tantos destinados á reforzar a Victor, de cuyo combate en Chiclana no había obtenido aún noticias bastante detalladas v exactas para poder medir su alcance verdadero y sus consecuencias. Al llegar à Sevilla las recibió, si desfiguradas en parte por las que le anviaba el jactancioso duque de Bellune, bastante tranquilizadoras para no temer un próximo ataque que biciese levantar el sitio de Cádiz, como pudo pensarse en la jornada infruetuosa del 5 de marzo. Pero si por ese lado y después de haber puesto á la vista de los gaditanos parte de las tropas que llevé de Extremadura, logré reponerse de la preocupación que debierou causarle las reclamaciones del mariscal Víctor, de que se hizo eco al dirigir las que ya recordamos pidiendo al Intruso un gran refuerzo, cuya promesa obtuvo del Rey y del mismo Emperador después, alcanzáronla á los pocos días nuevas alarmantes de Badajoz anunciandole la presencia de un sjército anglo-portugués que, unido al español, había establecido su campo en derredor de aquella plaza y puéstola sitio en regla y con medios sobrados para tomarla.

Los aliados, con efecto, al presentarso Beresford

t Véase el capítulo II dei tomo IX.

en la margen derecha del Guadiana, habían combinado sus movimientos y reunido sus esfuerzos para sislar a Badajoz de las tropas francesas que maniobraban en la orilla izquierda con la misión de sostener las comunicaciones de aquella plaza con el ejército de Andalucía Había dejado el mando del 5.º cuerpo el mariscal Mortier, llamado á Francia por el Emperador, substituyéndole el general Latour-Maubourg, tan veterano ya en la guerra de España y conocedor de Extremadura como el que mas de sus compatriotas (1) El famoso pele de los dragones franceses, tan crueles en España y odiados como lo habían sido en su país los de Luis XIV al rovocarse el edicto de Nantes, se estableció en la izquierda del Guadiana observando á los angloportugueses para impedirles, si le era posible, el paso del río y animar á los defensores de Badajoz con el sostenimiento de sus comunicaciones con Sevilla. Puesto allí, pudo el general francés ver cómo Beres-res del sitio ford achaba al 2 de abril en T ford echaba el 3 de abril en Jerumenha puentes do por los aliacaballetes que por la noche se llovó una repentina y tremenda avenida del Guadiana, y cómo el 5 y el 6 cruzaban el río algunas de las fuerzas aliadas en balsas y lanchones que se habían procurado.

La ocasión era propicia para un golpe de mano

Google

FURVER NIERSTY

<sup>1)</sup> El duque de Trevissa se dirigió primeramente á Sevilla i recoger, sin duda, sua equipajes y el fruto de sua anteriores campañas, y salló de allí escoltado por una fuerza de unos 800 hombres de infantería, entre ellos algunos estropeados que se retiraban á Francia, 40 caballos que hacían las descublertas y cuatro plezas de artillería. Atacado en el Viso por nuestros patriotas, perdió algunos drugones y varios carros y ganado de transporte. En Córdoba, recibió un considerable refuerzo para crusa Sierra Morena que, como la tierra toda de Jaén, estaba infunda, decían los franceses, de las partidas de guerrilla en ella levantadas

sobre sus enemigos, y en la noche del segundo de aquellos días las avanzadas francesas de caballería sorprendieron el cuartel general inglés, haciendo prisionero un escuadrón y cogiendo á Beresford en su propio alojamiento los caballos de su Estado Mayor El mismo Beresford corrió peligro iuminente de caer en manos de los jinetes franceses, salvándose por la oportunidad de llegar en socorro suyo un destacamento de infantoría que los enemigos creyeron mas numeroso y fuerto de lo que era. El paso del Guadiana se verificó sin embargo, y el ejército anglo portugues campaba el 9 entre Badajoz y Olivenza, retirándose los franceses à Zafra, Llerena, Azuaga y Guadalcanal.

Entonces se puso en comunicación con nuestros aliados el general Castaños; y españoles é ingleses se dedicaron á la tarea de aislar la guarnición de Badajoz empujando con su caballería á Latour-Maubourg hacia Andalucía en busca del secorro que pudiera Soult prestarle. Distinguióse en esa empresa el brigadier Conde de Penne-Villemur, que tanto ha figurado después como ardiente apostólico en la guerra civil de 1833 á 1840, emigrado francés pero dándose aquí por alemán sin más que haber servido como mayor en el ejército austriaco. Puesto por Castaños á la cabeza de unos 600 caballos, se dirigió desde Villafranca de los Barros sobre Usagre, de dende, con maniobras sumamente habiles, arrojó á los franceses como después. de Zafra y Llerena, obligándolos á retirarse á Azunga y Guadalcanal creyendo habérselas con una gran parte del ejército aliado. Era cierto que parte de la caballoría inglesa acosaba también á los franceses en su retirada, batiendolos el 16 y haciendoles hasta 159 prisio-

neros junto a Zafra; pero la masa principal se detuvo a sitiar la plaza de Olivenza, jornada que, como era natural, había de preceder al sitio de Badajoz. Y como, segun dijimos en el tomo anterior, el general Blake, disembarcando el 18 de abril en Ayamonte con des divisiones de infanterla y alguna artillería, iba á operar con Ballesteros sobre el flanco de los franceses, resultaba una situación estratégica que hacía augurar inurdatas, combinadas y quizas decisivas operaciones. Beresford, á quien se enviaban de Lisboa unos 8 000 houltres de refuerzo y de Elvas algunas piezas de artilloria de sitio, se situaba en Talaverilla; Castaños dingia desde Mérida el movimiento de Penne-Villenur, que andaba por Zafra y Llerena, y el de Morillo que en la derecha del Guadiana tenía la misión de observar á los enemigos que pudioran acudir desde el Tajo, y Blake, por último, y Ballesteros ocupaban Monasterio y Santa Olalla

El sitio de Olivenza se habia encomendado al ge- Sitio y to-neral inglés Cole con su 4 división, de que era parte ma de Oliuna brigada portuguesa compuesta de los regimientos 11 ° y 23.° de infantería de línea y del 7.° de cazadores, a cuya acción concurrió luego la artillería, tamben portuguesa, puesta á las órdenes del mayor inglés Alejandro Dickson. La guarnición francesa, de 380 hombres entre tropa y oficiales, se hallaba gobernada por un jefe que mientras se creyó apoyado de las fuer-248 que operaban cerca, se quiso mostrar dotado de un caracter de que realmente carecta. El general Cole le intimó la rendición el día once, ofreciéndole coudicones que al inglés parecían aceptables pero que el jefe imperial rechazó arrogantemente. Fué, pues, nece-

mismo día se comenzó á trabajar en una luneta ó rebellín exterior, de que se tuvo noticia haliarse abandonado, distante unos 240 metros de la cortina de San
Francisco, donde los situadores se propusieron abrir
brecha para dar el asalto á la plaza. Como fuerte exterior, tenía su entrada descubierta a los fuegos del recinto de Olivenza; pero se suplió á esta dificultad
abriendo un paso por otro lado para la artillería; y el
13 se habían montado en la nueva batería seis piezas
de á 24, al apoyo, además, de varios obuses de campaña que enfilaban ó tomaban de revés los flancos del
frente que se iba á atacar.

Aún repitió Cole la intimación al gobernador por un parlamentario, dándole media hora de plazo para rendirse, pero, desatendida también, hizo romper el fuego que muy luego produjo resultado por ser la muralla que se batía sumamente débil, de males materiales y defectuesa construcción. Hacia las once de la mañana del 14, el gobernador izó bandera blanca en la fortaleza aceptando las condiciones que se le habían ofrecido, y negadas entonces por Cole y continuando el fuego por dos horas hasta poner casi practicable la brecha, rindióse por fin la guarnición francesa, entregando inmediatamente la plaza

Si el fruto sacado de la reconquista de Olivenza era pequeño por lo escaso de la guarnición y la mala calidad de las 17 piezas de artillería que contenía, doce de hierro colado y cinco de campaña, era necesario y hasta indepensable para dar principio á las operaciones de sitio sobre Badajoz, las cuales hubieron de comenzar, con efecto, en cuanto se echó en Jerumenha un puente de barcas bastante sólido, que se fortificó con una cabeza capaz de contener 1.500 hombres que lo defendicson, y en cuanto pudieron darse por despeadas las inmediaciones con el alejamiento de las tropas de Latour-Maubourg hasta la divisoria con el Gualalquivir en Sierra Morena (1)

Va hemos dicho cómo por esos días se trasladó á Elvas el generalisimo inglés creyendo necesaria su presencia en las margenes del Guadiana, ya que contaba en que Massena no podría en mucho tiempo toma de nuevo la ofensiva en las del Agueda Su llegada al campo de los aliados causó en él la impresión mas grata, porque no había un solo oficial inteligento que dejara de acusar á Beresford de macción estando al fiento de un ejercito que los más calculan como de 25 000 hombres y siendo de menos de 10 000 el

Llegada de Wellington.

ΑP

n"

Tomado Olivenza, se izó en sus muros la bandera espafiola, cuya noticia debió diegnetar 4 los portuguesce eegún lo initado que se muen ra Da Luz Soriano al dar cuenta de un escero, el más natural para quien no adolezca de las eneceptibilidades patrióticse propias del carácter de nuestros hermanos Ge la región lusitana «Tal fué, dice, por tanto la n'anera con que se emirboló en Olivenza la bandera española para elemo padrón de la ninguna conperación mititar de los espaholes que la dejaron cobardemente caer en manos de los fran cess, y sobre todo para eterno padrón de la refinada mala fé con que el gobierno inglés y sus generalis, à quienes tanto engran leció al ejército portugués, trataron á un pala que habia puesto á en disposición cuantos recursos militares poseis, ms plazas fuertes, sus arsenales, todas eus fuerzas de mar y tlerra, según tantas veces hemos dicho que admitió en las filas de sa ejército un número prodigioso de oficiales ingleses, desde alféres à mariscal comandante en jefe de ese miemo ejérol u, que en su servicio y para su único engrandecimiento y sun hasta para la adquisteron de ricas y multiples colonies ó pose-Mones que hoy disfrutan en el Meditarranco, en América, Africa y Asia, se baliaba derramando abundantemente su sangre su Müchas y bien refiidas batallas, y finalmente, que le había franquesdo el comercio de todo el Brasil y reducido a insignificanlimmes dereches de arancel todos sus géneros, mercanciss y

de Latour-Manbourg, y esce repartidos en destacamentos para procurarse víveres y forrajes. Esa conducta tan perjudicial para el resultado de operaciones que obedecían á un plan combinado, dirigido á impedir la unión de Soult y Massena para las que Napoloón pudiera tener y tenía, con efecto, ideadas, tan perjudicial, repetimos, y errónea, hacía urgente la presencia on el Guadiana del hombre que gozaba de toda la confianza del ejército y que con la autoridad del mando y del talento impondría á todos el impulso que tan de menos se echaba en Beresford. No sólo se consentía la estancia del 5 ° cuerpo francés en Extremadura, sino que se daba al gobernador de Radajoz tiempo sobrado para introducir en la plaza cuantos medios pudiera necesitar al defenderla

Esta es la primera atención á que acudió Lord

articules de producción, manufactura, industria o de invención inglesa, cubiertos con la bandera británica».

Y signa después el patriota lusitano lausando todo clase de Improperios á su propio gobierno por sus torpes condescendencias, á Lord Wellington y Beresford por su ingratitud para coa un país que tantos testimonios les liabia dado de su adhesión fatilitate del consecucion de la consecución del consecución de la consecución de la consecución de la consecución del consec

felicitàndules por sus victorias y conordicadoles todo género de recompensas.

Y ¿qué hemos de decirle nosotros los españoles por las injurias que nos prodiga particulara ente el, por tantos otros conceptos, distinguido historiador? Que Olivenas era una plana española y su reconquista por ejércites aliados no podía hacerse sino en provecho de la nación que legitimamente la había poseído en huena lucha y por tratados que mal podía romper uno solo de esos aliados.

Los ingleses no se dignarán contestarle. De hacerlo, sería copiando algunos de los despachos de Wellington y Beresford sobre las condiciones del ejército portugués, haciendo creer que no por vanidad tan sólo habían introducido en ese ejército elementos propios, ein los cuales lo crefan incapas de dar fruto alguno en tan ruda contienda.

Otro tanto han hecho con los españoles en aquello que más podía herirles.

Wellington desde el día de su llegada á Elvas, que ya nemos dicho fué el 21 de abril. Vadeó el Guadiana junto à la desembocadura del Caya y se dirigió hacia Badajoz con la caballería de Madden y los alemanes de Alten. Era esto en el momento en que iba á entrar en la plaza un convoy, y aunque se trató de cortarlo atacando á la escolta que lo conducía, una salida de la guarnición logró evitarlo, causando á los aliados más de 100 bajas y proporcionándose un auxilio bien neesario para su defensa. No tardó Wellington en comprender que la empresa de apoderarse de Badajoz podua dar à Soult tiempo para intentar el socorro con luerzas bastante numerosas con que estorbarla, que no eran las anglo-portuguesas de Bercsford suficientes á rendir fortaleza de tales condiciones, y que le sería necesario entablar un acuerdo con las tropas españolas que operaban en aquel territorio. Y efectivamente, puesto en comunicación con Castaños, redactó un memorandum tan circunstanciado y tan prudente como todos los suyos, de alguno de los cuales y de sus resultados hemos dado cuenta al describir operaciones anteriores cuya dirección tuvo. En ese plan se establecía 1°, Que Blake, desde Ayamonte, fuera á situarse en Jerez de los Caballeros. 2º Que Ballesteros ocupara Burguillo á su izquierda. 3.º Que la caballería del 5 ° ejército, situada en Llerona, obsorvase el camino de Guadalcanal y comunicara por Zafra con Balleste ros, vigilando á la vez los pasos de Sierra-Morena 4º Que Castaños proporcionara tres batallones para el sitio de Badajoz, teniendo los demásen Menda para sostener á la caballería española 5 º Que el ejército británico se mantuviera en segunda línea y para el evento de una batalla, la Albuhera, punto central respecto á los caminos que de Andalucía conducen á Badajoz, fuera el de concentración para todas las tropas aliadas.

Ese proyecto fué aprobado por los generales espafioles y comenzó á ponerse en ejecución con toda la exactitud posible en tal género de acuerdos, aun alejándose de aquel teatro de la guerra su autor, llamado á Castilla, según hemos expuesto, á rechazar á Massena en su, para Wellington, inesperada resolución de tomar de nuevo la ofensiva. El general Beresford, aunque contrariado por las avenidas del Guadiana que le destruían los puentes al poco tiempo de echados, pudo, am embargo, establecer, ya lo hemos dicho, sus fuerzas en la formación indicada para cubrir el sitio, que iba a comenzar, de Badajoz y openerse á los enemigos, principalmente por la parte de Andalucia que era por donde se debía temer se presentaran antes.

Comiensa dajos.

Ya mejoró el tiempo y bajaron las aguas del Guael sittode Ba-diana; pudieron reunirse los medios y prepararse para el bloqueo y ataque de Badajos; y el 5 de mayo envestía la plaza el general Stewart con tres brigadas de infantería, una de artillería de 6 piezas y dos escuadrones, bajo la dirección técnica del tantas veces nombrado teniente coronel Fletcher, cl ingeniero inglés más célehre de aquella guerra. Fueron después acercandose las divisiones de infantería por Albuhera y Telavera la Real, así como los 2 000 españoles ofrecidos por Castanos á las órdenes del general D. Carlos de España, y el dia 8 aparecian también por la derecha del Guadiana y frente à Santa Engracia la brigada Kemmis, el regimiento portugués núm. 17, dos escuadrones y cuatro piezas procedentes de Elvas

[ - +\*

ζ....

9, 12

6 4 13 F

بالمائي

1 2

A 14. 15

11.2

, Maril

Exigia Wellington que no durara el sitio más de 16 dias de trinchera abierta, porque era el tiempo que necesitaria Soult para juntar los recursos precisos y acudir al socorro de la plaza. Cualquier ataque en el frente meridional donde se había verificado por los franceses meses antes, exigía mucho más tiempo; debiendo u precedido de la conquista del fuerte de Pardaleras. El Lord convenía en ello, aun siendo partidario del ataque por aquel frente; así es que el comandante de ingenieros hubo de presentar un proyecto con que se suponía obviar á tal inconveniente. Ese plan consistía en abrir brecha y asaltar el fuerte de San Cristóbal para en él establecer baterías contra el castillo que se eleva en el recinto de la plaza sobre la confluencia del Rivillas y el Guadiana (1). Debíase la noche misma del malto de aquel fuerte abrir en la izquierda del Guadana una paralela al pie del castillo construyendo en su extremo derecho una batería de brecha á la distancia de 400 metros. Con cuatro obuses, que eran cuantos se habían podido reunir, se esperaba apagar los fuegos de aquella fortaleza. Se disfrazaria aquel proyecto con ataques falsos dirigidos contra Pardaleras y la Picuriña, reuniendo para la apertura de la paralela todos los trabajadores de las obras restantes en el momento del asalto de San Cristóbal.

Ese proyecto y las instrucciones que lo completaban fueron á tierra con las varias dificultades que opusieron á su ejecución y éxito las condiciones del terreno en que habría de desarrollarse, la poca práctica de los

 <sup>.1)</sup> Véase el plano correspondiente en el Atlas del Depósito de la Guerra.

situadores en aquel género de operaciones militares y la diligencia puesta por el enemigo para acudir con tiem; o al socorro de Badajos.

Ataque á San Cristóbal.

El primer objetivo de la empresa encomendada al ejército sitiador era, pues, el fuerte de San Cristóbal; y el 8 de mayo, al acudir las tropas aliadas que debian proceder al ataque, el retardo de una brigada inglesa al lugar señalado para su reunión dió tiempo á los franceses para hacer una salida que, si fué rechazada, no dejó de causar desorden y bajas en los sitiadores. En otra salida, la del 10, cuando ya avanzaban las obras de los aliados, lograron los franceses de Son Crustobal apoderarse do una de las baterías en conatrucción, siendo también rechazada pero causando hasta 400 bajas á los enemigos que imprudentemente siguieron el alcance de los sitiados hasta los muros de aquel fuerte y de la cabeza del puente que lo comunica con la plaza (1) Roto á las cuatro de la mañana del 11 el fuego para abrir brecha en uno de los flancos del frente oriental del fuerte, cuatro de las cinco piezas de la batería caian desmontadas por el mucho más

 Beresford en su parte à Wellington hace subir el número de los franceses que saheron del fuerte al de 1.200. John T. Jones, en su diario de aquel eltio, dice que fueron 700 con dos piesas de campaña. Lo mismo viene à decir Schépeler.

Llegó al de 400, entre muertes y heridos, el número de las bajas sufridas por los anglo pertugueses en aquel imprudente afaque. Ten imprudente, que, conmemorándolo Wellington, dispuso que todo jefe ú oficial que se hiciese culpable de conducta semejante fuera acusado de ella ante un consejo de guerra. En aquella ocasión fué herido el teniente de ingenieros Reid y muerto el de su mísica class Melville. Así lo dice John-Jones; pero Beresford en su parte lamenta la pérdida del coronel Turner que, dice, en el poco tiempo que había estado en servicio de los portugueses y especialmente en los dos últimos días, había dado las más brillantes pruebas de su vaior.

certero y nutrido de los defensores, apoyado en el que también abrió el Castillo desde una obra levantada aquella misma noche (1). Construyéronse nuevas baterias, la una inmediata y á la izquierda de la prime de el sitio. ra, y la otra frente á la cabeza del puente, armada también de tres cañones de á 12 y un obús que se llevaron de Elvas, pero esos trabajos y los de la paralela y de Pardaleras y la Picuriña hubieron de suspenderse al tener la noche del 12 al 13 noticia de hallarse ya Soult en Llerena marchando en socorro de la plaza. Si en un principio se puso en duda el aviso, aun dado por los generales Blake y Ballesteros que andaban a las manos con la vanguardia del Mariscal, no tardó Beresford en darle fe y en dictar, aun contra la opinión de sus ingenieros, las órdenes más apremiantes para retirar el material reunido en las baterias y trincheras construídas ó en construcción, para levantar, por fin, el sitio y el bloqueo dirigiendo a la Albuhera todas las tropas. Solo se exceptuaron algunas portuguesas que quedaron en la derecha del Guadiana á las órdenes del general Leite para conservar la comunicación del ejército con la provincia inmediata de Alemtejo, cuyo mando ejorcía entonces.

Se suspen-

<sup>(</sup>i) John Jones atribuye el fracaso à la inexperiencia de los atulleros de la batería, que eran portugueses. He aqui sus palabras. Las baterías estaban servidas por articleros portugueses, reclutas y sin experiencia, produciendo por eso muy poco efecto. Los attiados, por el contrario, hacían un fuego muy 7 vo, bien sostenido y bien dirigido desde el fuerte de San Cristobal y de una batería que habían levantado en el interior del castillo, y durante el día pusieron fuera de servicio los tres canones y uno de los obuses a

Y decimos nosotros "A quién se le ocurre valerse de arti-lieros tales en una acción á que Lord Wellington daba tanta Importancia y, sobre todo, consideraba tan urgente? ¡Pobres portugueses! Cuanto más bravos, más calumniados.

El mando an jela,

Al deberse reunir la masa total de fuerzas aliadas á las españolas que ya de antes operaban en Extremadura mandadas por el general Castaños, y á las del cuerpo expedicionario que, procedente de Cádiz, había desembarçado en Ayamonte, regido por el general Blake, y comprendiendo la conveniencia, mejor aún, la necesidad de no romper la concordia, por fortuna existente, entre tropas de tau distintas nacionalidades, Lord Wellington había consignado en su memorandum la clausula de que ejerciese el mando, cuando maniobrasen reunidas, el general más antiguo de los que las Abnegación gobernaran. Al transmitirse aquel escrito al goneral

y Blake.

de Castaños Castaños, en todo lo aprobó menos en esa condición, tan esencial, en su concepto, para obtener la victoria en aquella y on toda otra jornada de igual carácter Escribió, pues, al Lord exponiéndole su opinión de que, aun tocándole así el mando superior de las armas, debería conferirsele al general que llevara mayor número de tropas al campo de batalla. Como es de suponer, se aceptó una idea que no sólo debía ser grata por la cortesía que entrafiaba, smo que también y principalmente porque Wellington y todos sus generales creian que únicamente de su gobierno dependía el éxito de las armas en los ejércitos aliados (1).

El despacho en que Wellington comunicó 4 Castaños. su aquiescencia es del 13 de mayo y dice así: «La alteración que V. E ha introducido en las proposiciones hechas por mí puede contar con mi asentimiento. Vacilé al hacer una proposi-ción sobre punto tan delicado como el del mando de las tropas aliadas al operar combinadamente, aun siendo tan razonable para obtener que fuera secundada por todos los á quienes sa hiclese, pero conforma con los nobles y buenos sentimientos, con la modestia y conocimiento del catado de las cosas, que caracterizan à V. E., el corregir (to amend) esa propuesta con otra fundada su el pensamiento de ofrecer una satisfacción 4

Así, al celebrarse el 13 en Valverde la reunión de los generales aliados, Beresford pudo con la cónformidad de todos dictar las disposiciones convenientes para reubir el ataque del ejército francés de Soult que no tardaría en presentarse por los caminos de Andalucía. Fijóse la Albuhera como punto de concentración de todas las tropas y como tentro también de la próxima batalla, según lo había señalado Wellington, así por confluir en él esos caminos, como porque allí se cortaba la comunicación de Badajoz con los franceses, quienes iban precisamente á restablecerla para el mejor secorro de los sitiados en aquella plaza

Se ha criticado, por algunos, de errónea y perezosa la conducta de Beresford, así respecto á la situación del ejército británico como á la elección de campo de batalla, señaladas por el Lord en la quinta cláusula de sus instrucciones. Acúsale alguno de lentitud en las operaciones del sitio de Badajoz, tan urgentes si ha bria de conquistarse aquella plaza antes de que Soult pudiera socorrerla, de lentitud también al establecer las tropas allí donde cerrara á los franceses los caminos por los que acudiesen al auxilio de los sitiados, sus compatriotas; y de temeridad, por fin, al aceptar una acción general cuando, por todas esas lentitu-

equellos de los aliados que más tienen que perder en el compromiso á que es trata de sendir. Es, sin embargo, imposible que deje de aprobarse por todos lo que habéis propuesto, y os aseguro que la generosa condescendencia de vuestra condocta es por mi parte altamente apreciada».

Cuidado si tiene substancia el tal despacho

Por lo ciemás, en otro de 22 de mayo, después, por consiguiente, de la batalla de la Albuhera, escribía Wellington i m hermano- i En mi concepto, nada puede ser más honroso para el general Castaños que esa renuncia que espero le agradecerá la Regencia como se la agradece yo.

des, podría el enemigo sorprenderle antes de haber reunido los medios necesarios para rechazarlo victoriomamente. En verdad que quien dirige esos cargos á Beresford debe alimentar en su corazón odio no poco concentrado contra el insigne general británico, acaso por conocer sus opiniones poco antes nada favorables para las tropas lusitanas puestas á sus órdenes al comenzar la guerra, según ya hemos, aunque con reservas, expuesto-en otra parte de esta obra (1)

Esos juicios, execeivamente sevems, no son moro cidos en todo, Beresford se sometió á las instrucciones de su jefe, cuya autoridad en tantos conceptos no era fácil que desarrase nadis. Y como el objeto que este se llevaba, y con razón, era el de que no fuese socorrida la plaza de Badajoz, lo más acertado pareco que debía ser el cortar las comunicaciones del entimigo con ella.

¡Qué lástima el que no pueda ese señor demostrar con prue bas fehacientes lo que tan gallardamente expons, para que nos diéran os por convenci los!

En cuanto al desacuerdo de Blake, algo deba haber de lo que sergura el escritor portugués porque Lord Wellington escribia el 22 á su hermano, el de Cádis «Me dice Beresford que se ganaría mucho con que blake volviera á la Regencia, pues que no es muy acomodaticlo, aunque se anjeta estricia mente a la letra de cuanto yo de, é dispuesto».

<sup>(1)</sup> Y por cierto que, para no dejar hueso sano á nadis, el inscundo escritor lusitano la emprence también en ese lugar con sus aliades los españoles, manificata que otro de los errores de Herceford fué el de no confiar la defensa del ala derecha en el campo de batarla, que cubria el camino de Valverde, á otras tropas más aguerridas y maniobreras , prestantes) que las de Blake, victimas, como eran, de su gran cansancio y mucha han bre, habiendo por esa rausa decertado muchos de sus soldados al enemigo días antes de la batarla. Además, añade el br. Da Lua boriano, de caos defectos, tenían una organización defectuosa y su disciplina era pésima, y para mayor des gracia el general Illane estaba en desacuerdo con el marinesi Beresford á perar de cuanto éste dica en contrario en su parte oficials.

Lo demás hubiera sido pecar de una prudencia que dejaría sin justificación el número de las tropas aliadas, muy superior al de las francesas, siquier entre aquellas se hallasen las españolas que, diga lo que quiera el crítico portugués, no lo hicieron tan mal, egún se verá luego, en tan laboriosa jornada. En cuanto al cargo de pereza, puede ser que haya algún motivo de censura para Beresford y aun para algunos de sus subordinados. Pero eno soría la causa primera de los retardos sufridos en el establecimiento de las tro pas en la Albuhera, el empeño manifestado por los ingonieros ingleses para que no se levantase el sitio de Badajoz, prometiendo, según Napier, poner á Bo resford en posesión de la plaza en tres días, si perseveraba en su ataque? No contaban, seguramente, con la diligencia francesa, puesta en aquella ocasión a prueba por el apuro en que debia hallarse Badajoz, y el aguijón de nublarse la gloria de conquista tan reciente con verla perderse á los pocos días de adquinda.

El Duque de Dalmacia había, con ofecto, empren- Avansan dido arrebatadamente su marcha desde Sevilla dospués los franceses. de haber reforzado las fortificaciones de aquella capital, de asegurar las posiciones de Victor en el bloqueo de Cádiz y de haber llamado á si una parte del 4,° cuerpo y las fuerzas existentes en Cordoba, que recibieron la orden de reunírsele en su marcha al otro ado de Sierra Morena. Su ejército, así, podia constar en Fuente de Cantos, donde el 12 se le juntó Latour-Maubourg, de unos 20.000 infantes, 3.200 caballos y 40 piezas de artillería, tropa, toda veterana y hecha á aquella guerra bajo la dirección de tan habil y experto

Томо ж 10

capitán (1). El día 14 ocupaba Villafranca y Almendralejo; el 15, Santa Marta, y el 16 aparecía á la vista de la Albuhera, croyendo impedir la unión de Blake con el ejército aliado cuando ya la había felizmente realizado. Mal podía lograrlo por el camino que llevó.

La marcha de Soult, si rápida, como que en dos jornadas salvó la considerable distancia de Sevilla . Monasterio, fué luego alargándose un tanto para recoger las tropas de Maranzin, que observaban à Ballesteros, y las de Godinat que le acudía desde Córdoba por la vía de Constantina. Eso y la reunión también de Latour-Maubourg, que operaba hacia Llerena, inclinaron la dirección de Soult á la derecha llevándole á Villafranca y Almendralejo, ¿Qué pensamiento le guiaba por el camino de Mérida y no el de Badajoz? Seria el de seguir la pista de Penne-Villemur? Seria el de ponerse en comunicación con el general Maxmont, en jefe ya del ejércite de Portugal, como hizo despues? ¿Sería para por la Solana y Talavera la Real acercarse al Guadiana y, siguiendo el curso de aquel rio, penetrar en Badajoz cogiendo de revés todas las posiciones de les sitiadores y aventándoles de las cercanías de la plaza? En lo que no cabe duda es en que

<sup>(1)</sup> Sobre el número de aquellas tropas, cuyo conocimiento es ecencial para la historia de combate tau reflido, hay tantas opiniones como autores. Thiere lo reduce à 17 000 hombres de tropas excelentes, perfectamente dispuestas, y en las que había 8 500 de la mejor caballeria «Victorias y Conquistas etc.», enenta que Soult llevaba 15 000 infantes, 3 000 caballos y 40 piesas, Schépeler que 11.000 infantes y 3 200 caballos, Beresford, que 21 000 hombres en su total de fuersa, Nápier y Da Lus Soriano, que 23.000 hombres, de los cuales, 4 000 de caballería; Toreno, que 20.000 infantes y 5.000 caballos; Burriel, en au relación de aquella batalla, de 25 000 à 30 000 hombres, de los que 4 6 5.000 caballos y 22 piezas. Y así otros muchos.

a ese error, que le hizo perder un día por lo menos, debió acaso su desgracia el célebre maniscal en aquella campaña; porque, de haberse dirigido recta y ejecutivamente de Zafra á Santa Marta y la Albuhera, se hubiera puesto á la vista de los aliados antes de que se hallaran juntos y regularmente establecidos.

Así podría observar en la mañana del 16 que sus enemigos habían andado más diligentes de lo que él calculaba. Las tropas de Blake y Bellesteros, desde Monasterio y Santa Olalla, por Barcarrota y Almendral y escaramuceando ya con la vanguardia enemiga, se unian la noche del 15 á las de Castaños y Beresford en los altos de la Albuhera.

Todas aquellas fuerzas reunidas contaban sobre Et ejército 30.000 infantes, 3.600 caballos y 32 piezas de artillenía de campaña. De los españoles eran 14 630 de todas famas y el numero restante correspondía al ejército anglo-portugués, cifra, sin ombargo, de la que debe rebajarse para el campo de batalla la de 1.700 de una brigada inglesa que se presentó en el al dia siguiente (1). Las tropas españolas pertenecian al cuerpo de Vanguardia, á las 3.º y 4.º divisiones y parte de la caballería del 4.º ejército con ocho piezas, que mandaba en jefe el teniente general D. Joaquín Blake, y á la 1.º división con la caballería de Penne-Villemur y seis piezas que se hallaban á las órdenes del capitán gene-

<sup>(1)</sup> En el Apéndice núm. 8, pueden verse los estados de fuersa que publicó en la Asamblea del Ejercito y de la Armada el capitán de E. M. D. Juan N. Burriel, que, con el de su mismo grado D Felipe Solís, levanto el plano de la batalla en 1851. Burriel era hijo del brigadier jefe de E. M. de las tropas que pertenecían al mando del general Blake en aquella jornada, y de quien hay también un folleto inustrado con la descripción de ella.

ral, también general en jefe del 5.º ejército, D. Francisco X. Castaños.

El campo de batalla

El terreno que iba á ser campo de batalla, elegido por Wellington según ha pod do verse en su memorandum, era muy á propósito para una acción general, si ventajoso para los aliados á pesar de haber descuidado el prepararlo con obras que lo fortificaran, no, por eso, inaccesible á las tropas enemigas de todas armas que maniobraran para hacerse dueñas de él. Su descripción es muy fácil por la clase de accidentes topográficos que lo forman; pero se hace ociosa hallándose consignada en el escrito de los dos oficiales de E. M., ya citados, que levantaron el plano, bastando para nuestro objeto el copiarla aquí, tan exacta la consideramos como autorizada.

Diće asi: «El pueblo de la Albuera se halla situado en el camino de Sevilla á Badajoz, distante cuatro leguas de esta plaza, tros de Olivenza, dos de Valverde de Leganés, nueve de Mérida, cinco de Solana y tres de Santa Marta, dos de Almendral, dos de la Torre del mismo y dos de Nogales, como punto en que confluian naturalmente varias comunicaciones de Extremadura con Portugal y Andalucía, y por la posición de los ejércitos beligerantes se presentaba como punto estratégico muy á propósito para la batalla. El pueblo está edificado sobre una pequeña loma, que se prolonga su dirección S. y que tiene su mayor elevación hacia esta parte por el E. de él corre la ribera de la Albuera, sobre la cual hay un puente nuevo 🛦 corta distancia de las últimas casas, por al que pasa la carretera, y más abajo otro viejo en mal estado, dominado por un grande escarpado en la orilla izquierda y

junto al pueblo; esta ribera se forma por la unión de la de Nogales con el arroyo Chicapierna, que se efectua junto al puente nuevo; estos dos no presentan obstáculo para su paso, y menos en el verano; sus orillas, aunque algo escarpadas, no pueden ofrecer inconveniente á la infanteria y la caballería, pero la artillería tendrá que buscar su travesía por determinados puntos ó facilitársela. El terreno es despejado por ambas márgenes, con suave declive hasta or arroyo, y accesible, por consiguiente, hasta á la artilloria. En la orilla derecha hay un carrascal, Ilamado Bosque do la Torre, por el medio pasa el camino real y empreza á medi i hora del pueblo. A la orilla izquierda del Nogales y Chicapierna no hay el menor obstáculo, el terreno se va elevando con suavidad hasta la distancia de menos de ua cuarto de hora, que se llega á la cumbre de la loma, que se extiende por el S de la Albuera, como hemos dehe, cayendo las aguas del otro lado al arroyo de Vadesevilia, que corre por su falda; éste no lleva aj enas agua en su curso, ni tiene sus orillas escarpadas, de manera que es posible cruzarlo por todos sus puntos.» (1)

La posición, con permiso sea dicho de algunos críticos, era excelente; porque, además de cerrar el camino de Badajoz y mantener el de Valverde, esto es, el de retirada para el caso de un reves, posición por consiguiente, estratégica, lo era en el concepto táctico al ocupar la loma que forma la margen izquierda del Albuhera, serio de eminencias que, de haberse preparado con algunas obras de campaña, se hubiera hecho

<sup>(</sup>l. Véase el plano en el Atlas del Depósito de la Guerra.

inexpugnable. La falta de tiempo, regularmente; la premura con que se fueron estableciendo las tropas en la línea de batalla; la confianza, acaso, de que ésta no sería atacada por aquel fianco, hizo descuidar una precaución que habría ahorrado mucha sangre. Esa precaución era tanto más prudente cuanto que así como el terreno de la derecha del Albuhera está cubierto del arbelado que constituye el Bosque de la Torre y Debesa de la Natera, el de la izquierda lo está, como dice con ve dad Toreno, de campos que tuesta el sol contertulos en áridos sequerales, especialmente yendo hacia Valverde.

Formación de las tropas.

Las tropas aliadas formaban en dos líneas con sus reservas en algunas partes y la caballería separada, en un principio, por naciones. En el ala derecha y en primera línea estaban Ballesteros con su división, 3.º del 4 º ejército, y Lardizabal con la Vanguardia; y 🛦 200 pasos detrás, en la segunda linea, la división Zayas, á la que por derecha é izquierda se unieron las tropas de Castaños que llegaron á última hora á las órdenes del brigadier España. Nuestra caballería se establecio en la extrema derecha, también en dos lineas. la de Castaños, primero, con Penne Villemur á su cabeza y el teniente coronel D. Antolin Regilón detrás. y la de Blake, después, en último término de la línea, con el brigadier Loy y el coronel D. José Manon respectivamente Tocando, puede decime, y á izquierda de los españoles, formando así el centro de la línea general de batalla, se extendía la división inglesa Stewart y reguidamente, en la misma dirección, la portuguesa de Hamilton, de la que una brigada con la también lusitans de Hervey y la división Cole, al llegar ésta al

Ł

360

8 %

25

Гa

ŝ

T.,-

, -Œ

3, 60

J.

1.1

Dto.

në:

'n\*

LEX

campo, formaron la segunda linea del centro y de la izquierda del ejército aliado (1). Se aseguró la ocupa ción del pueblo con la brigada ligera de Alten, de la legión real alemana, encargada también, como la portuguesa de caballería de Olway que formó un poco á retaguardia, de vigilar y mantener los puentes de Albubera, á cuya defensa se destinaron adomás algunas piezas de artillería. La caballería inglesa, por fin, unida á otra parte de la portuguesa, á las órdenes toda del mayor general Guillermo Lumley, situada en un principio sobre la izquierda de la linea, hubo luego do pasar á la derecha, dividida á veces y otras junta á la española según las peripecias, tan diversas y comprometedoras, del combate

La mañana del 16 se presentó nebulosa y amenazando lluvia. Las avanzadas de caballería de ambos tan los franejercitos, francés y aliado, aparecieron al despuntar el dia escaramuceando en la derecha del Albuhera, empujadas las nuestras á la izquierda por los dragones del general Briche, seguidos de la infanteria de Godinot que iba apoyándolos. Serían las ocho cuando eso

Da Luz Soriano, apoyándose en la interpretación, no may exacta, del relato de Nápier y en el aserto del general portagués Sousa Sequeira, alférez catonces de infantería en el regimiento num. 11, cree poder asegurar que la división Cole no llegó al campo de batalla hasta muy tarde, y da, con su compatriota, «á aquella división en marcha de Badajoz al cen tro de la linea de batalla en Albuhera, no propie momento em que a victoria parceia pender para o lado dos franzeses »

Eriste, sin embargo, el testimonio ocular de Beresford, Schépeler, Burriel y otros que dan à Coie y à España entrando en la línea al formaria ó poco después de formada por los demás cuerpos del ejército aliado. «Parécenos, duce Da Luz (siempre en obsequio de Beresford), que esto no es exacto, y que tal serto se ha necho por él con el fin de cohonestar su temeridad aceptando la batalla antes de tener reunidas sus tropas, v

tenía lugar casi enfrente de la Albuhera, á cuyos puentes creveron nuestros generales, reunidos cercade la población, que dirigian los franceses sus primeros pasos. Esperaban, así, un ataque central o sobre la izquierda de la línea, calculando, sin duda, que intentaria Soult abriree paso directamente por la carretera que conduce á Badajoz, objetivo de su jornada. Hubo, sin embargo, en el cuartel general de los aliados quien observó en la izquierda francesa señales de concentra ción de fuerzas numerosas que no deberían ejecutarla sino para emprender el asalto de nuestra derecha, ocupada por los españoles. Había visto en el fondo del Besque de la Torre brillar las armas de las columnas francesas que allí, efectivamento, se estaban reuniendo, y aunque tardaron los generales aliados en dar completa le al sagaz observador, su subordinado, acabaron por concedérsela después de pruebas elocuentísimas que la hicieron innegable (1). Dudaban, es verdad, porque les parecía muy temerario en Soult exponerse á que en caso de un revés en su ataque à nuestra derecha perdiera al camino de Andalucía de que podrían echarle sus enemigos. Era, con todo, la

<sup>(1)</sup> Lo expone así Schépeler «El autor (él) estaba con el general Zayas y se encontraba á la hora del decayuno en el sitio donde la mayor parte de los anteojos se dirigian precisamente al frente y á la inquierda. Conociendo la ocadia de Soult decde 1799 en Suíza, supuso que dirigiría su ataque sobre el ala derecha, y observó las alturas cubiertas de bosque donde pudo ver también el brillo de las bayonetas de las columnas. Su involuntaria exclamación ¡ De alli es de donde rienen, por alli atacas, hizo volver todas las cabezas á aquel lado, y Blake le mando galopar hacia la colina de la derecha. Al mismo tiempo se dispuso la formación en murtillo. Ya en la colina, el antor vió la cabeza de las columnas descender por el otro lado del Albuera; volvió á galope é bizo señales. Zayas se babía ya pues-

intención de Soult la de atacar equella ala que, rota, le haría dueño del camino de Valverde, cortando así la línea de retirada de los aliados y echándolos sobre Badajoz y el Guadiana con riesgo de una completa derrota.

Para conseguir su objeto mas facil y felizmente, estableció frente á la Albuhera, con el apoyo de varios escuadrones á las órdenes del general Briche y el de un regimiento de infantería ligera, una gran batería de piezas de grueso calibre que, cañoneando el pueblo, biciera al enemigo temer un ataque formal por aquella parte, demostración que, acompañada por la que debena hacer el general Godinot con su brigada sobre el centro de los aliados, mantuvo, según se ha visto, por algun tiempo desorientados á nuestros generales. Las divisiones Girard y Gazan operaban, mientras tanto, en el terreno hasta entonces inobservado de su izquierda para, cruzando luego la ribera de Nogales y apodetándose en seguida de las eminencias que la separan de la de Chicapierna, cubrir el avance y apoyar después la carga de la caballería de Latour-Maubourg sobre la extrema derecha del ejército aliado. Por si no

to en movimiento hacia adelante. El antor halló al mariscal Beresford, le condujo á la colina y le dijo señalándole las columnas allá en el fondo: «Los franceses vienen aqui sostenidos por la caballería; y para un ataque de su bateria y de la colina, cuyo trito purde dividir al ejército frances, convendria tuvieramos tambien algunos escuadrones en el centro. El mariscal dijo que ya babía allí caballería » Luego veremos qué había de verdad en énto.

Es muy interesante la narracion de Schépeler, porque, indignado sin duda de lo falso de las de ingleses y franceses, escribió la suya y particularmente la nota de que está sacada la nuestra, apara conservar, dice, á los Españoles an parte en la victoria.

hastara alarde tel de fuerzas, iba á sostener aquel movimiento una reserva de infantería á las órdenes del general Werlé que acabaría con cuantas resistencias pudieran oponerse á un ataque tan enérgico como bien calculado.

La batalla.

La batalla iba, pues, à ser de las técnicamente llamadas de en orden oblicuo, si peligrosa como todas las de su género ante tropas igualmente maniobreras que las iniciadoras del combate, decisiva, de obtener el éxito a que se aspiraba al emprenderla. Se comprende, al comenzar à estudiarla, cuán eminente capitán iba à dirigirla, la dilatada experiencia que atesoraba y el conocimiento que poseía de los principios fundamentales del arte de combatir en campo abierto.

Ataque & la derecha espafiola.

Las columnas francesas descendieron al Nogales (los extranjeros le llaman también Albuhera en toda la parte de su curso comprendida en el terreno teatro de la batalla), lo cruzaron rápidamente y emprendieron la subida 4 la eminencia, primera de las que hemos dicho separan aquella ribera de la de Chicapiorna. Su caballería iba cubriéndolas por su flanco izquierdo y extendíase según pasaba el río para abarcar, bien se comprendía, todo el terreno de los españoles hasta el camino de Valverde, su tan ambicionada meta. Todo eso, por supuesto, mientras la batería de su ala derecha hacía llover proyectiles sobre la Albuhera y la infanteria que la acompañaba fingia atacar los puentes, el nuevo particularmente. A ésta, que pudiéramos llamar amenaza de los franceses, se proveyó desde el primer momento por parte de les aliades, así con la artillería que dijimos se había establecido junto al pueblo, como con otras dos piezas inglesas y dos batallores de los de Lardizábal que se adelantaron hasta is margen misma del río. Para contrarrestar el ataque Cambia ésverdadero desde el momento en que fué claramente <sup>ta de frente</sup>. descubierto por nuestros generales y apreciado en toda su transcendental importancia, cuatro batallones de la segunda línea española pasaron á cubrir en martillo el flanco derecho de la primera; dos, de guardias españolas, formando en batalla, y los otros dos, Irlanda y Navarra, en columba cerrada detrás de aquellos. En ese orden y con las seis piezas del 5.º ejército marcharon de frente luego, al pronunciarse más y más el movimiento de los franceses, hasta ocupar una posición avanzada que el general Zayas, que los regía, consideró propia y favorable para la maniobra con tal prontitud y energia ejecutada. Los franceses avanzaban, y se hacía necesario, y urgente además, completar el cambio de frente en la derecha española. Lardizábal, con toda la fuerza que le restaba, lo verificó inmediatamente, no sin recoger los dos batallones que había destacado al río, les cuales pasaron á reforzar los de Zayas, y Ballesteros, seguidamente, se puso en movimiento enviando otros dos batallones á Zayas, a quien se consideraba en el puesto más comprometido, y manteniendo otros dos en la anterior linea en observación de lo que pudiera ocurrir hacia el centro de la general del ejército. Y tanto se recelaba de que no dejara el enemigo de intentar algo por aquella parle, por ignorancia, sin duda, del número exacto de sus fuerzas, insuficientes para tanto, que de la brigada España, en reserva desde su llegada y que siguió el movimiento general conversando á su derecha, se envió un batallón de guardias, el 1.°, al puente que el

> о и нцРV4Р N [

 $r \cdot E$ 

16.º ligero francés continuaba amenazando. Con eso y con variar la formación que habían adoptado Irlanda y Navarra, entrando en línea de batalla en la de Zayas para extender aún más su frente, quedó totalmente becho el cambio del de las divisiones españolas, que también fué á apoyar parte de la caballeria inglesa á la extremidad del flanco derecho, en que ya hemos dicho formaba la española de Penne-Villemur y de Loy.

Y continuaban los franceses avanzando. Siempre en el orden ya descripto, precedidos de una nube de tiradores y llevando en el centro una gran masa de artillería, cruzaron la ribera de Chicapierna. Sorprendidos, sin embargo, de lo rápido del cambio verificado por los españoles, cuando de lo alto de la tantas veces nombrada colina ó eminencia que acababan de ocupar, pudieron ya de más cerca observarlo, dieron también nueva dirección á sus columnas para atacar á nuestros compatriotas de frente.

Cargan las Girard y Ga-San.

Las columnas francesas debieron detenerse algún divisiones tiempo en la altura, sea porque lo necesitaran para ese cambio de formación, sea para reconocer la nueva línea de los españoles que verían apoyada por la caballería que, al observar á la suya, se extendía, á su vez, para no ser flanqueada ó envuelta, sea, en fin, por falta de dirección y de armonía en los jefes que las mandaban (1) Fuerzas tan numerosas como las que toma-

Thiers achaca la lentitud observada en la marcha de sus compatriotas sobre la derecha española á no haberla hecho Soult ejecutar por sí mismo, y á haber retenido á su lado mucho tiempo al general Gazan, que desempeñaba, á la vez que el mando de su división, el cargo de jefe de Estado Mayor. «Hubo, pues, dice, poco conjunto y poca precisión en los movi-

Ŗ

7 123

1 11 12

-100 F

5 pa 8 2.

 $A^{\frac{2n-2}{2n-2}}$ 

15 d 15

12]], 160 EA

ron parte en aquella carga necesitaban, además, campo más vasto en que desplegar sus esfuerzos con la unidad conveniente para que diera resultado, y careciendo allí de espacio, sucedió que sólo la división Girard pudo ojercor acción en su ataque, por lo excesivamente próxima que iba marchando la de Gazan, mpedida, así, de desplegar y acometer simultáneamente á sus enemigos. El ataque, á pesar de todo eso, fué violentísimo, secundado por aquella gran masa de att.leria que hemos dicho formaba en el centro de las divisiones y que, situada en la altura, rompió un fuego terrible sobre nuestras tropas. Estas resistieron travamente la carga; y aun cuando al primer empuje de los franceses cedió terreno alguno de los cuerpos, scabaron por rechazar al enemigo, lanzando Ballesteme algunos de sus batallones sobre el flanco derecho de los franceses que hubieron de contenerse y hasta suspender su fuego. Y era que Girard, en vez de desplegar sus columnas de ataque al suponer en retirada 4 los españoles, las hizo continuar su avance en la mema formación en masa con que habían atacado, dando así, dicen los autores de Victorias y Conquisías, al enemigo, que las esperaba á pie firme, una ventaja incalculable de que supo aprovecharse». «En efecto, anaden, los batallones ingleses (luego veremos que aum no habían acudido á la línea española atacada), habiendo terminado su movimiento, comienzan

Su fracaso.

misatos». Luego añade que desgraciadamente, en ausencia de los jefes, «cierta falta de enlace en los movimientos produjo una hora de inmovilidad á la otra margen del río (izquierda), y dió tiempo á los ingleses para llevar el grueso de sus fuerzas bacia el lugar del peligro». un fuego de dos filas, continuo y bien dirigido: no se pierde un tiro en la columna francesa, cerrada en masa y cuya cabeza responde con un fuego insuficiente y poco sostenido. Los soldados de las últimas filas, viendo caer á sus camaradas sin poder vengarlos, se desamman, los generales quieren inspirarles confianza y animarlos con su ejemplo, pero son las primeras victimas de aquel error: el general Pepin cae mortalmente berido, muy luego los generales Maranzin y Brayer quedan fuera de combate, y el general Gazan es igualmente herido.

Zayas en el extremo opuesto del en que formaba Ballesteros, mantuvo la eminencia en que se había establecido al iniciar el cambio de frente, y se comprende que con tal ventaja en los flancos se hiciera fracasar el primer asalto tan descosidamente emprendido por Girard, jefe en aquel momento de las dos divisiones francesas (1).

Acuden El error cometido por Girard y el escarmiento que soult y Ga- le produjo, no eran motivos suficientes para abandonam nar el campo, y Soult y Gazan corrieron á repararlos.

ese primer ataque Beresford, y nadio estaba más interessado en allo, dice an au parte que, para sostener la bizarra ecenziencia de los españoles, habían avanzado la división Stewart y, hacia la raquierda, la división Hamilton, formándose en columnas cerradas de batallón para moverse en todas direcciones, y que la brigada portuguesa de caballería, at mando del brigadier general Otway, se quedó á alguna distancia sobre la izquierda de Hamilton para contener cualquiera tentativa del enemigo sobre el pueblo. En seguida añade que la brigada derecha de la división biewart, á las órdenes del teniente coronel Colborne, fue la primera que entró en acción y se condujo con la mayor birarría. Y nomo el ataque de Colborne, fué, como vamos á ver inmediatamente, muy por la derecha cepañola, fuera, por tanto, de la parte de línea en que los españoles tenían que recistir el

Tampoco estuvieron muy acertados en sus maniobras. Batidas las primeras columnas, se hacía preciso relevarlas, y lo verificaron los regimientos de Gazan con el paso de línea que les aconsejó sin duda la conveniencia de no aparecer vencidos paralizando, siquier por momentos, el combate. Difícil de ejecutar tal maniebra bajo un fuego tan violento como el que se bacia á las nuevas columnas, se convirtió por el pronto el choque, en el desordenado, rudo siempre, pero no lo eficaz que se necesitaba para romper completamente la línea española, reforzada por la división Stewart, segun ya hemos dicho, y la de Cole que también se adelantó de su puesto.

En esos momentos y en el vaivén de tan formidaEntra en dable carga; cuando la brigada España, avanzando acción la ditambién y al verificar el cambio de frente que exigía wart.

su nueva posición, azotada por el fuego de la gran batería francesa, hubo de ceder algún terreno, que Zayas se apresuró á ocupar con el regimiento de Irlanda, es cuando se adelantó la primera brigada de la división Stewart, al mando de Colborne, formada en columnas de compañía y marchando resueltamente

rm s. Google

86

T jú

g 123

Politi

71, . 4

fre f

Por all

in more

OUR . HILAD ALEST

de Girard, claro es que en esa parte no intervinieron los Ingleses hasta más tarde, hasta el segundo ataque de los franceses.

Cuál fuera el comportamiento de los españoles lo pone elocuentemente de manificato el espectáculo que ofrecia el sitio ocupado por el 4.º batallón de guardias españolas, reconocido después por las dos filas de muertos y heridos graves que lo se falaban. Un batallón inglés indicaba más tarde el que ocupó s. Edo y, parte, encima del español con guales y honrosos

Escribía Lord Wellington á su hermano en despacho del 22 % que las tropas españolas se han portado admirablemente; paredan rocas permanec, endo inmóviles cuando las dos partes figleses y franceses) les hacían fuego al mismo tiempo, y esa tella causa de nuestras bajas »

sobre la bateria que tantos estragos estaba causando Desestre de en nuestra derecha (1). El cruzar la línea de batalla

la brigada cuando en ella hacía tantos estragos la lucha y la próximidad al núcleo de la caballeria francesa, expusieron á la brigada británica en su maniobra y al intentar el despliegue de sus batallones á una carga violentísima de los dragones y lanceros polacos que Latour-Maubourg lanzó sobre ella, Instantes, sólo instantes después, quedaban en poder de los jinetes franceses tres banderas, las seis piezas y de 600 á 800 prisioneros, el coronel Colborne entre ellos (2). De los seis batallones ingleses, únicamento logró salvarse el número 31 que, continuando formado en columna en el extremo izquierdo de la brigada, próximo á la línea. general española, pudo mantenerse sin ser roto, verdaderamento imponetrable á las lanzas enemigas. Había estallado el temporal que an enazaba desde la mafiana; y el agua al caer y la mel·la que cubria el campo de batalla al romper la marcha los ingleses de Colborne, les impidieron distinguir a los jinetes franceses, que al pronto creyeron españoles, y mucho menos resistir, cual pudieran, su cargo. A tal punto favore-

<sup>(1).</sup> No dice eso último Beresford, pero si Schepeler que vió las columnas de Stewart dirigirse por la derecha de Zayas. nobre las piexas francesas. Napier dice que el coronel Colborne, que mandaba la brigada inglesa, quería formar antes en batalia, pero que Stewart, unyo ardiente vator superaba à su juiclo (whose boiling courage overlaid his judgment), la hiso avanear sin vacilación algona en columnas de con pañía.

<sup>(2)</sup> Los franceses dicen éso, y que fueron seis las banderas; pero Schépeler, que presenciaba la carga desde lo alto de la poeición de Zayas, dice que fueron tres las handeras. De las piezas se recobraron después cinco, y de los prisioneros más de la mitad lograron escaparse al retroceder atropelladamente los franceses, vencidos definitivamente y retirándose á la orilla derecha del Albuhera.

clo á los imperiales aquel accidente atmosférico que, atropellando cuanto hallaron, pudieron sus jinetes meterse por entre las líneas de los aliados, sorprendiendo á cuantos se hallaban en ellas, bien distantes de pensar en el peligro que corrían Un lanzazo por la espalda demostró á Schépeler que quienes penetraban en la división Zayas eran enemigos; otro soldado polaco acometió á Beresford que se hallaba á espaldas de la segunda línea y hubiera sido derribado si un dragón de su escolta no matara al temerario lancero antes de llegar al general británico; el brigadior España fué hendo de un bote de lanza; y cuéntase de varios oficiales, alguno aleman también, que tuvieron que luchar personalmente con los lanceros de Soult que tan arrebatadamente se introdujeron, dispersos por fortuna, en las líneas de los aliados (1).

Aquel trance, tan desgraciado para los ingleses, colmó de alegría á los imperiales que creyeron no ten-franceses por segunda vez. drían ya que habérselas sino con los españoles que velan, á su frente. Nuevo combate, ques, y nuevo error por parte de los franceses Envalentonados con el reciente éxito, se abre paso la división Gazan por entre

Cargan los

Schépeler dice que los ingleses hicieron una descarga cerada y que los españoles que había delante se mantuvieton firmes.

Томо х

Aquella carga de los polacos introdujo tal desorden en las lineas de los altados que la primera linea, de españoles, tovo que hacer fuego à retaguardia porque, dice Burriel, salgunos Latallones ingleses de la segunda unea, creyendo cierumente rota la primera, dispararon sobre ella y sobre los polacce, hacia el paraje donde se hallaba el general en jefe del tuerpo expedicionario, (Blake), pero reconocen su error en un instante algunos soldados de la prin era línea hacen fuego 🕯 relaguardia sobre los lanceros, que bien pronto quedaron tendidos sobre el campo, y pristonero el oficial que los mandaba.»

los vencidos de Girard y acometa, siempre en columnas, la linea española al trompo precisamente en que el descalabro de Colherne hacía correr en auxilio del 31.º la brigada del general Hoghton, herido de muerte á los pocos momentos, y cuando la del coronel Abercrombie, también de la división Stowart, entraba en linea á reemplazar á la de España sobre la derecha, el ala más atacada siempre y en peligro de ser envuelta. A evitar este riego con el que se comprometía princiralmente la retnada por el camino de Valverde, tan codiciado de los enemigos, atendía la caballería espanola que, a mayor abundamiento, fué reforzada por la angle-portuguesa, tomando el mando de toda ella el inglés Lumley que, aun cuando con fuerzas muy inferiores, supo hábilmente frustrar los proyectos de su adversario Latour-Maubourg, Las columnas francesas hallaron, por consecuencia de las maniobras de Stewart y las de la división Cole, que avauzó también desde su puesto do reserva á la extrema derecha en que tend in que combatir con la caballeria onemiga, ávida, según se ha dicho, de remper á les aliades, hallaren, ropetimos, un frente de batalla tan unido y robusto que convertia su ataque de fiance en un gran combate extenso y directo, lo que se llama una batalla en línea, con carúctor que parecía independiente del general con que se había emprendido. Tales eran el encarnizamiento con que se poloaba en aquella margen izquierda del Albuhara y la parsimonta ó flojedad con que en la derecha. Porque Briche, aunque no cesaba en el fuego de su art.llería sobre el pueblo, y Godinot en amenazar con el paso del río frente al centro de la linea de los aliados, no se decidían a atacar resueltamente, temerosos,

sin duda, de un descalabro que comprometiese la suerte de las divisiones Girard y Gazan haciándoles perder la comunicación con su base de operaciones. El general Alten con las tropas de la legión real alemana rechazó siempre con fortuna los ataques al pueblo y á los puentes, y la división Hamilton con los batallones españoles destacados a la izquierda de Ballesteros tuvo a raya á Godinot, flojo en sus amenazas según sus compatriotas que no quieren fijarse en la esencia de las instrucciones que se le habian dado. Se escaramuceó vivamente; los franceses invadieron algunas casas en la parte baja de la Albuhera y disputaron la posesión de los puentes, pero no desatendida por Beresford la defensa, la batería española próxima á la inglesa Lizo, según confesión de los enemigos, gran estrago en la infantería y en los escuadrones de Briche, y el espectáculo de nuestros batallones y los de Hamilton mantuvo inactivo à Godinot que mal podía aspirar à movimientos decisivos sobre el centro de los aliados (1).

El nuevo ataque, el de los franceses de Gazan sobre la derecha al ada, fué lo terriblo quo era de espe-caso de las divisiones franrar de la rabia producida en ellos por el rovés de los cosas y de su de Girard y el engrenmiento por la victoria de su ca-

Nuevo fra-

<sup>(1)</sup> Se dice en Victorias y conquistas, etc etc ... «El cañón enemigo (un rengión antes dice (bateria española, hacía gran estrago (de grandes ravages, en las pequeños masos dispuestas en derredor del pueblo y en los escundrones del general Briche, obligados durante la mayor parte de la acción á permanecer inmoviles en la derecha del general Godinot para impedir que el enemigo la envolviese. Así, los movimientos de aquella co lumns no tuvieron influencia alguna sobre lo que pasaba en la derecha, cuando se necesitaba lo contrario. El mariscal, duque de Dalmacia, acabó por observar el poco vigor con que atacaba el general Godinot, pero va no era tiempo para reme diarlos.

los ingleses.

ballería cobre la columna inglesa de Colborne. La re-

arstencia, empero, superó al ataque. En vano llegó, para apoyarlo, una importante reserva mandada por el general Werlé, y Soult destace à su izquierda algunos batallones que contuvieran á los anglo-portugueses de Cole que se extendían por aquel flanco para, amenazándolo, debilitar la acción de los de Gazan que atacaban de frente. Los españoles resistieron el asalto valientemente; y aunque dos piezas de las suyas que substituyeron à otras tantas inglesas mandadas por el teniente Scharnhorst, hijo del célebre artillero y organizador general prusiano, tuvieron muertos en derrodor á su oficial y la mayor parte de los sirvientes, y aunque las tropas de Zayas, que las sostenían, se encontraron pronto sin municiones, lo mismo éstas que las de Lardizábal en el centro y las de Ballesteros en la izquierda se Avance de mantuvieron inconmovibles (1). Esto dió lugar á la acción desde entonces decisiva de los ingleses. Porque los franceses atacaban siempre en masas creyendo romper con su peso la linea enemiga, y el fuego de las cabezas de sus columnas era muy limitado mientras se cebaba en ellas y las hacía sufrir horriblemente el de los batal ones aliados, casi todos haciéndolo en orden abierto. En tal ocasión avanzaron de nuevo las brigadas de Stowart y la división Cole marchó resueltamen-

Dice Schépeler que, repetimos, estaba con Zayas: «El 4.º batallón, de guardise, situado á la izquierda y que no había sido relevado, registró las cartucheras de los muertos y desde que no dieron más de sí, se mantavo tranquilo 🔻 firma en medio da un fuego destructor. Entonces subió de la segunda línea una brigada de ingleses (Hoghton) que ocupó la línea de los españoles; los ingleses se vieron precisados á echar de allí casi à la faerza al 4.º batallon de guardina :

16.5

32

.  $T_{j',m}^{r,n}$ 

4-1 F

4

\* M \*

J. .

# 10. \*\* \*\*\*

A 2 6

te cobre la izquierda francesa. Dejemos al Sr. Da Luz Soriano, tan severo crítico de nuestros compatriotas, hartarse de la gloria adquirida por los suyos en la Albuhera «En aquella ocasión, dico, y cuando la primera y segunda brigadas de la división Stewart andaban a las manos (se achavam a braços) con el enemigo, fué la de admirar á todos el ver cómo la valiente brigada portuguesa, compuesta de los regimientos números 11 y 23 de infantería, con el de cazadores núm 7, marchando en batalla á las órdenes del brigadier Moumoy Harvey, sin importarle el vivo fuego de la artillería enemiga que la desbarataba las filas, se batía con las compactas masas de la caballería polaca, á la que derrotó dos veces en las dos cargas que ésta le dió á galope con la intención de desordenarla (1).» «No fué menos de admirar el coraje y el denuedo con que aquella brigada, ya diezmada (rareada) por la artillería enemiga, pero siempre uniéndose y marchando, fusilando y cargando, volviendo á fusilar y á cargar á la caballería polaca (de la que el sólo aspecto y el estrépito de la carga haría temblar á soldados menos aguerridos), se apresuraba á llegar al fin á que se dirigia, el de ir, como fué, en ayuda de la otra brigada de la división, la de reales fusileros ingleses, que, en aquel momento, se estaba batiendo con los granaderos franceses, empeñados en no dejarse coger su artillería y que se defendian con tal ahinco que, verdaderos atletas, quedaron allí tendidos como si estuvieran for-

<sup>(1)</sup> Desde aquí copia un párrafo de las Re/lexões historicas del mariscal de campo portugués, Antonio de Oliva Sousa Sequeira, alférez entonces del 11.º regimiento, presente, ya lo hemos dicho, y actor en aquella acción.

mados! Y quedó la brigada de fusileros reales tan maltratada que la mayor parte yació allí para siempre con su oficialidad, la flor de la riqueza y de la aristocracia inglesa (era una semejanza de las antiguas guardias walonss de España) y su mayor general Hongthon que ast también munó bien vengado del insulto que a la brigada de su mando habían inferido unos cuantos jinetes franceses que, á galope y como locos, se introdujeron en la columna á cuarta parte de distancia cuando marchaba al ataque de la posición francesa, a izquierda de la brigada portuguesa del 11.º y ol 23.°, que también iba al mismo ataque \* «Efectivamente anade Da Luz Soriano, la brigada portuguesa. del 11.º y el 23.º se inmortalizó en aquella ocasión porque no sólo recibió en batalla (em linha) las cargas de la caballería polaca, haciéndola descargas cerradas á quemarropa, sino que, calando las bayonetas, la puso en completa desbandada y con grandes pérdidas (1) »

Efectivamente, decimos tambien nosotros, la división Cole, de que formaba parte la brigada portuguesa. Harvey, atacó la izquierda francesa con la mayor gallardía flanqueando el ataque de las divisiones Girard y Gazan é impidiendo la acción de la caballería en el general que Soult había por segunda vez emprendido.

Retroceden

Desde entonces les columnes franceses empezaron los franceses. á perder terreno, retrocediendo en desorden al abrigo de su reserva y de la gran batería establecida en la

<sup>(1)</sup> El parte de Beresford confirma en cuatro lineas las del general Oliva Sonsa Sequeira: «La brigada portuguesa del brigadier general Harvey, perteneciente à la división del general Cole, tuvo ocasión de distinguirse cuando, marchando en línea por la llanura, rechasó con la mayor firmesa una carga de la caballeris enemiga.

altura divisoria del Nogales y el Chicapierna. El general Werlé avanzó, con efecto, en sostén de las divisiones del 5 ° cuerpo; pero, muerto á los pocos pasos, su columna, impotente ella sola contra las aliadas que amenazaban abrumarla con su número y el entusiasmo de su triunfo, comenzó por demostrar el funesto influjo que ejercía en sus filas el espectáculo de sus camaradas huyondo en domanda de la margen derecha del Albuhera, y acabó por huir también aunque no en el desorden y con el pánico del resto de la infantería. Afortunadamente para los franceses, su caballería, aunque no poco desmoralizada, iba d.rigida por general tan experto como Latour-Maubeurg que se retiró imponiendo todavía respeto á la menos numerosa de los aliados, y hallaron ademas, en la artilleria que gobernaba el general Ruty un apoyo que les pormitió repasar el Nogales, el Albuhera, cual es llamado por la mayor parte de los historiadores, con relativa tranquilidad (1). Consintiólo, sin embargo, principalmente la falta de energía en los generales los aliados al'ados para, aprovechando la retirada del enemigo, perseguirlo hasta convertirla en derrota completa, decisiva é irreparable. Si en ocasión tan favorable y solemne el general Beresford hubiera impuesto á

«La caballería, se dice también, con en buen continente apoyaba el fuego de la artillería: tenía en respeto á la caballeria enemiga, y cuantas veces quiec ésta emprender una

carga, se vió obligada á volver á sus líneas.1

Se lee en Victorias y Conquistas etc... «El general Ruty, coya sangre fria y acertadas disposiciones contribuyeron poderosamente al efecto prodigioso de aquel fuego, el coronel Berge, que sacé el brazo atravesado por una bala; el coronel Boucho, jefe de la artillería de la reserva, los capitanes Guirot J Michel, y el teniente Kernier, deben ser particularmente mencionados con aquella ocasión.

las tropas aliadas de sus órdenes un esfuerzo. A que tan felia éxito como el que estaban obteniendo las dobia tener bien dispuectas, el ejército francés, separado de su comunicación principal y dividido, habría experimentado uno de los más transcendentales reveses (1). Y es que, cual dice un grave historiador militar, la victoria sorprendió, y las tropas aliadas avanzaron recelosa y lentamente, no decidiéndoso à cruzar el Albuhera al alcance de los francesos. Fatos, siempre al amparo de su formidable artilleria, cuyo fuego y la acción de la caballería les había permitido pasar á la margen derecha del río, se concentraron y pusieron en orden en la debesa de la Natara. ocultos en el bosque y cubriendo el camino de Santa. Marta, por donde habían llegado y único que les quedaba para su retirada. Nuestra caballería y la inglesa del ala derecha fueron las que amenazaron per un momento turbar aquella concentración de los enemigos; pero al intentar el cruce del río, vieron la

Así es que el ejército aliado puesto à las órdenes de general lan prodente, volvió à sus primeras posiciones en las dos líness que constituian su formación un la mañana de aquel día tan ollebre en los factos españoles.

<sup>(1)</sup> Tan fué la culpa de Berceford que Schépeler cuenta el episodio siguiente «Cosmio va huía el enumigo, el autor galopó hacia los Portugueses más próximos (á la derreha) á fin de que corriecen á la colina del enemigo, y un poco despuée para que marcharan contra la caballería al Albahera, Las dos veces es le respondió, que ne se les Achia dode la erden. Cuando, por fin, les llegó, un poco más tarde en verdad, es les dejó ir marchando todavía á la defensiva. El autor condujo algunos aspañoles que aún tenían cartuchos contra el flanco derecho de la caballería que pasaba el rischuelo, y comprendió con éso cuán grande efecto hubieran producido algunos batallones y quá brillantes resultados de haberse nuido á un ataque de la caballería. Estábamos demasiado poco familiarizados con la victoria, vimos con sorpresa cómo nos soureis la fortuna y nos conteníamos con haber rechasado al enemigo »

francesa tan dispuesta á recibir la carga que se mantuvieron inactivas á su vista El general Lumley, que las regía, se satisfizo con formar en la altura en que poco antes tronaba la artillería francesa, desde la que algunas piezas, que allí hizo también plantar, enviaron sus proyectiles á la infantería enemiga Sólo aquel amago se hizo para turbar, ya que no para precipitar, la retirada de los franceses, lo mismo en aquel fianco que en el centro y la derecha suya, dende un ataque de Godinot sobre la Albuhera resultó muy pronto como simulado para procurar un poco de desahogo á los fugitivos de Girard y Gazan. No necesitaron hacer esfuerzo alguno las partidas de Campo Mayor y los batallones españoles é ingleses de Hamilton establecidos á su frente, cubiertos de una nube de tradores que se apostaron junto al Albuhera, para imponer á Godinot, y los jinetes de Briche, que caracoleaban en la extrema derecha suya, no osaron carga alguna ante las escuadrones portugueses de Otway, nempre alerta á espaldas de Alten y sus alemanes.

¡Día glorioso el del 16 de mayo de 1811, en que las armos españolas, inglesas y lusitanas, unidas para salvar á la península ibérica de la tiránica dominación del primer capitán de los tiempos modernos y aun de los más remotos, obtuvieron un triunfo que sólo faltó completario, como era posible, para señalar con el, los de Cadiz y Fuentes de Oñoro, el camino ya solemnemente abierto de la Independencia en tantos años de cruenta y disputada guerra! (1).

<sup>(1</sup> Schépeler dice que: «el valor de las tres naciones, mayor aún por el orgullo de no mostrarse cada una inferior á las otras, obtuvo una victoria sangrienta, pero cuyo único fruto

Bajan.

Grandes fueron las pérdidas en uno y otro campo. Los españoles tuvieron la de 9 oficiales y 249 individuos de tropa muertos, 111 y 1.007 respectivamente, heridos; los portugueses, 1 oficial y 101 de tropa muertos, 15 y 246 heridos, los ingleses 32 oficiales y y 850 muertos, 159 y 3.573 heridos y 14 y 550 prisionoros (1). De los ingleses fueron 882 los muertos, entro ellos 32 oficiales, y 2.732 heridos, de los que 159 oficiales, y 544 extraviados (llamanse prisioneros), de quienes 14 eran oficiales Los portugueses tuvieron 102 muertos, 261 heridos, inclusos 15 oficiales y 26 extraviados. La pérdida total de las divisiones anglo-portugueses, se elevó, pues, á la de 4.547 hombros con más 115 caballos (2).

No es tan fácil señalar el número exacto, ni aun probable siquiera, de les bajas de los franceses. Ya se sabe lo que eran los boletimes de sus generales, discipulos en éso muy aventajados de su Emperador. Con decir que Soult no hace ascender el número de sus

fué el de haber puesto fin al renombre de invencibles, adquirido por las legiones francesas,:

Esto no es exacto, y lo tiene reconocido el mundo entero concediendo el honor de ese fruto á los vencedores de Bailén que, sin auxilio ninguno extraño, impusieron á los hasta entonces llamados succedies una capitulación que con tanta amargura recuerdan y recordaba siempre Napoleón

Estos datos son los estampados por Burriel en su escrito, podríamos decir oficiales, respecto á los españoles. Su detalle puede veres en si Apéndice núm. 4

<sup>(2)</sup> Beresford en su parte consigna com números Burriel eleva el del total à 4.953 hombres de las classes de tropa y 205 oficiales. No sabemos porqué, John T. Jones señala à los anglo pertugueses 1.000 muertos, \$ 000 heridos y 570 prisioneros, Da Lus Soriano, que atribuye, con Napier, 7.000 bajas à los aliados (pròxin amente las que da Burriel), señala à sus compatrietas los portugueses \$ oficiales y 85 roldados muertos, 11 y 180 heridos y 15 extraviados; total \$45 hombres.

bajas más que al de 2.800 hombres en total, elevando por el contrario el de los aliados al de 9.000, se comprendera qué fe puede darse à parte alguno del celebre Mariscal, duque de Dalmacia. Los autores de Victorias y Conquistas etc., tienen conciencia más estrecha y conceden la pérdida en las filas francesas de 2 generales muertos (Werlé y Pepin), 3 heridos (Marauzín, Brayer y Gazan), y 6 500 hombres de los regimientos, muertos ó heridos (1). Schépeler atribuye á los franceses la pérdida de 8.000 hombres, de los que muchos heridos quedaron en el campo de batalla y, de consiguente, prisioneros

Pero en las cinco horas que duró el combate, de las nuevo de la mañana á las dos de la tarde ¡qué de de episodios, de escenas de valor, de patriotismo y abnegación militar! ¡Qué de rasgos de emulación entre los soldados de las tres naciones que disputaban al César francés el dominio de la Península! No acabanamos, de detenernes á narrar los altos hechos que esda nación de las aliadas conmemora, ejecutados por susheróicos compatriotas en tan refiida jornada. Lo que más importa para esclarecimiento de la conducta de los beligerantes de uno y otro lado en élla, es el examen de esa conducta en los generales que dirigieron las maniobras, tan controvertida después en las crónicas, los parlamentos y la prensa periód.ca, que son muy pocos los espíritus imparciales que puedan formar juicio exacto

<sup>(1)</sup> En cambio, dicen que los aliados perdieron 10 000 hombres. No ofrece, después de lo expuesto, interés especial el consignar aquí las cifras estampadas por más de cien his toriadores de aquella batalla, tanto alemanes, franceses, in gleses y portugueses como españoles.

sobre los aciertos y errores que allí brillaron ó se cometieron. Ni ¿cómo si hay hombre como Thiers que encierra la relación de batalla tan disputada en dos páginas de su obra, tan extensa y minuciosa en la narración de los triuntos imperiales? ¿Cómo si lo hay para quien parece que no hubo más que un ejército, el de su nación, que contendiera con el francés? Pero por esos mismos apasionadísimos escritores; los unos para ensolzar las glorias de sus compatriotas, y los otros para rebajarlas por espíritu de envidía y rivalidades internas, comunes en la siempre flaca y envidiosa humanidad, pueden deducirse por lo menos, ya que no las excelencias, que no brillaron en la Albuhera, los defectos que llevaron en pos el resultado verdaderamente imperfectísimo que allí se obtuvo.

En los generales españoles nadie puede hallar sino motivos de alabanza por su abnegación al ceder el mando que, según las instrucciones mismas de Lord Wellington, les correspondía sobre las tropas aliadas. Obedecieron, desde su conferencia en Valverde, las órdenes y las instrucciones que les dió Beresford, y su comportamiento en el campo de batalla nada dejó que desear, tan valeroso fué y hábil en el papel de generales de división que voluntariamente se habían reducido á representar (1).

No puede decirse lo mismo respecto á Beresford,

<sup>(1)</sup> Si hubo, como después se dijo, algún rozamiento entre Beresford y Blake, no aparece su noticia en los partes de ambos generales. Ya hemos hecho notar lo que Wellington decia con referencia á Beresford; pero es muy extraño que Burriel, jefe de E. M. de Blake, no haga en su escrito alusión alguna en asunto de por si tan importante pero que después llegó à transcender al público.

cuya falta de actividad, por un lado, y de prudencia, por otro, hemos tratado antes de disculpar. Lo que sí reveló en la Albuhera, fué una carencia de resolución muy ajena del carácter británico y del valor que atesoraba su corazón y de que tantas pruebas había dado en ocasiones anteriores de aquella guerra. Es verdad que le sorprendió la maniobra de los franceses á quienes esperaba atacándole de frente por los puentes del Albuhera y el curso, todo él vadeable, del río que lleva ese mismo nombre. Es cierto también que, iniciado por los enemigos el ataque de flanco, necesitaba durigir el cambio de frente de las tropas en el ala amenazada, y eso apresuradamente si había de contrarrestarse la diligencia francesa en sus operaciones sobre el campo de batalla, pesadilla constante en los generales, ast ingleses como españoles, que no llevaban, como les imperiales, veinte años de combatir en línea con los ejércitos más poderosos de Europa y de vencerlos con esa misma cualidad ingénita é impuesta, además, por el talento y la energía de su incomparable caudillo. Pero, sorprendido ó no, demostró, si ha de darse fe á Napier y á Da Luz Soriano, una, como antes hemos dicho, carencia de resolución, de sangre fría, sobre todo, y de confianza en sue fuerzas, que no sin justicia le han becho blanco de los conceptos más desfavorables para su reputación militar (1)

43

<sup>.1) .....</sup> Dice Napler: «El espectáculo de la artillería le contuvo un momento, y en crisis tan terrible vacitó Beresford Le daha en cara ta! destrucción, estaban enhaustos sua recursos personales y se ofreció a su ánimo agitado el desesperedo pensamiento de una retirada. Ya había puesto á los portregueses de Hamilton en situación de cobrir un movimiento tetrógrado y enviado recientemente á Alten la orden de abandonar el puente y el pueblo de la Albuhera y reunirse con la

l'orque aux ut no hubiera mas prontes de haber di rigido les manuscas de aquel dia cua la flujedad de que

grifficia portograma on una portetta en que cubriara la cutivada par et lamino de baten de l'oro en tanto que el martega se preparaba sel é renoucire al combate, el coronel Hardinge (Mapor general de las tempas portograms del tattentemente algeneral Cole la orden de avanzar con la 4 division, y entoncien à renode à aque la briga la de la 1 division, y entonel coronel Abertrophic que un halinha, aunque ligeramente, comprometida, la lanté también à entrar en fuego. Eshada nel la cuerta discorde el parte continuar aque la territio haquia «

Completa ens concepta, más ó mesos juste, el historiados partage on Its Las immano, singapro documbrando el propordisti na que le mercos Beresford, con un diálogo á manera dei tancelebrada del Arnobiano D. Radrigo con Alfonco VIII en las Navas do Tolona, diálogo on que cometa, sin embargo, el arror de atribuir á dispersión do los sepañoles le que Napier achaea. å in trodegetn en in getilleern trylern orten in onersign y de epvés de la divinión del general Stewart, dos veces herido, del coropol Duckworth, tamuién herida, do Haugton, muerto 😮 dul enerand legite can lan regimaeatan gab peetes dinean fonnde (h altura. Pero, en fin, refiere Da Lua que Beresford peneé en retimem: «Nada de retirada, consta quo lo dijo su cunstel maentro general, Bonjamiu D'Urban, oficial de mucha y muy honrara permission of cops of gramms fintering our courte demands fage. británica, refiniándola aquella divinión que acubaba efectivamente de Begar de la toma de Olivensa. y el eltie de Badajos, Burn muy from in contratto insued atamento el mariergi. Decem ford, hágane una conversión sobre el centro de las dos divisiopor que ahi tenemes para der frente al enemigo que vamos à desalujor, atacándolo en tres lineas anconivas de infantería, dámicos el frente y la derocha de la primera de ellas a com bravos del general Cole, con una división do Stewart, en segunda y torcera lénea, y la cabalieria guarnesca sue aint sin cumpefiar all combate pursues comes inferiors also also as up out arms. T haya reenrva.Dicho sete, se puse insectiatamente meno 💰 la obra -

No tiene rusón Pa Lus al decir so marcebal fieresdord pán falta na sua parte do bravo Bonjamin D'Urban do un modo correspondente so importante serviço que lhe fui n'asia batalla....., porque el inglés escribió en su parte le siguiento all referir los servicios que ha becho mi estado mayor, debu liamar particularmente la atención de V. S. hacia ion del brigador general le stan cuertes que un control del ejectio puragose que colo pue to appertur pero un escritar estrantemente a la testas ocursoque la espectuación de testa del du que alumente y meste ton y mán particularmente en testa dad du que alumente y meste ton y mán particularmente en testa dad du que alumente y meste ton y mán particularmente en testa......

¿Qué queerfs el pairiots escritor portugués?

. . . . .

esos y otros historiadores le acusan y con las vacilaciones que debieron producir en su ánimo la idea de las fuerzas que llevaba Soult y la de su posición tan expuesta si operaban, como era de esperar, con la habilidad y la energía que les eran características, sería suficiente la de su detención en la izquierda del Albuhera, cuando las llevaba vencidas, y su retroceso á las alturas mismas en que por la mañana había establecido su línea de batalla. ¿Qué más? Allí le encontró el día siguiente, receloso, sin duda, de que su adversano renovase el combate. Si después de una deliberación detenida con sus generales no se decidió Soult á renovarlo, considerando lo enorme de las bajas sufridas en su no numerose ejército, no sería por lo que l'udiera imponerle un enemigo que se contentaba con rechazarle sin tomar iniciativas á que indudablemente convidaba el triunfo de los aliados, fué porque comprendió que les iba á proporcionar otro mayor y más decisivo que quizás le impidiora verificar su retirada con el sosiego con que entonces le era dado emprenderla. Ni aun quiso confesarla, atribuyendo su marcha á Solana á un movimiento de flanco para, libre de la carga de sus heridos y de los prisioneros, volver, unido à otras tropas, à completar la derrota de sus ensinigos (1) Si en la tarde del 17 comenzó Soult á evacuar su campo de la impedimenta de heridos y material que debía estorbar su marcha si necesitara precipitarla, no emprendió la de las tropas hasta la ma-

<sup>(1,</sup> Dicese que hizo transportar sus beridos á los prisioneros ingleses. Dejó en su campo 200 beridos, sun duda los más graves

fiana del 18 en que, conocida por los aliados, destacó Beresford en su seguimiento la caballería española de Penne-Villemur. La francesa, mucho más numerosa y que iba protegiendo la retirada de su ejército, hizó con su acción necesaria la del resto de la de los aliados que, además, la reforzaron con guerrillas españolas y la división Lardizábal, á quienes mástarde siguieron otros cuerpos de las tres naciones, pero sin más fruto que el de hacer á los franceses algunos prisioneros de los rezagados en su rotirada. Esta cesó muy pronto, quedando Soult en Llerena y Godinot y Latour-Maubourg en Villagarcía y Usagre en observación de los nuestros por la carretera y el camino de Mérida.

Pero si pudo ser calificada de floja la conducta de Beresford, la de Soult, hábil en la elección de punto de ataque, dirigido éste, como iba, á cortar á los aliados el camino de Valverde, único por donde tenían expedita su retirada 4 Olivenza y los puentes del Guadiana, pecó también de descuidada y débil en la marcha del combate y en sus trances más importantes. No acudió hasta muy tarde á dirigir personalmente el de la derecha de los altados, ni siquiera dejó á Gazán tomara parte en él en tiempo oportuno, y los errores de Girard no pudieron ser remediados cuando los esfuerzos de sus divisiones pudieran ser fecundos en resultados útiles á sus armas. Cuando llegó al lugar de la acción era tarde; sus tropas habían sido rechazadas; y á pesar del episodio, harto favorable para ellas, de la columna de Colborne, no pudiendo ó no sabiendo desplegar las columnas para hacer eficaz su fuego, ó por no tener ya la fuerza moral con que combatieron en un principio, se estrellaron en las líneas hispano-británicas, repuestas del primer ataque y llenas ya de confianza.

De ahí el que una batalla tan refiida que hay quen la tenga por la más sangrienta de cuantas se empeñaron en la larga y gloriosa guerra de la Independencia, resultara tan estéril como la de Fuentes de Oñoro, á la que la hemos comparado en los comienzos de esta narración. Es verdad que el ejército aliado consiguió un resultado semejante y favorable, el de que, como Almeida, no fuera socorrida Badajoz en aquella ocasión; pero ¿es que no debía esperarse más de tales esfuerzos y de tan costosos sacrificios como bubieron de hacerse por ejércitos en que se fundaba la emancipación de la Península toda?

En la Albuhera, ni aun la ocupación se obtuvo de la capital de Extremadura; porque, vencido el ejército de Soult, no se prosiguió la victoria con la energía y los efectos necesarios para, completándola, hacer imposible la reacción que no tardaría en acometer el hábil mariscal francés.

Resonó, con todo, por España como la de un triunfe esplendoroso y transcendental la voz del de la Albuhera; y las Cortes de Cádiz declararon Benemérito de
la patria al ejército español que lo obtuvo, como el
Parlamento inglés, al felicitar á Lord Wellington, le
ordenó comunicara al general Blake su satisfacción
acerca del distinguido valor y bizarría desplegados por
el ejército español (1).

Se conoce que el Lord dió grande importancia á Resolución de Lord We-

Томо х

<sup>(1)</sup> En el Apéndice núm. 5, se incluyen los partes de cuanlos generales de uno y otro campo mandaban las tropas que combatieron en la Albuhera formando cuerpo de ejército.

las noticias que recibia de Beresford, porque desde el día 14 y en Villar Formoso hace constar en sus despachos la intención de trasladarse al campo de Badajoz para saber, decia, qué medios existen realmente allí y cuáles son las opiniones de Castañas, de Blake, y aun las del mismo Beresford. Conocerá también, añadía, qué objetivos se presentan allí, y fijará por ellos el plan de operaciones para mientras emprenda el sitio de Ciudad-Rodrigo. Aun sin otros datos, le envía la 3.º división, que partirá el mismo 14 en que le escribe, y el 2.º de húsares que lo hará igualmente desde Celórico al día siguiente, para que si se prolongase el sitio de Badajoz (que supone será más largo de lo que Beresford cree) y tratara de hacerlo levantar el enemigo, tenga fuerza suficiente su campo.

Pero llega el 16 de mayo, día de la batalla de la Albuhera, en que Wellington recibe las cartas que Beresford le ha escrito con la alarma y las vacilaciones en que levantó el artio para aituarse frente al enemigo y en su espera; y el general en jefe determina dirigirse inmediatamente al Alemtejo en cuya plaza de Elvas supone podrá presentarse el día 21. Las noticias, sin embargo, debieron por momentos alarmarle más y más; porque el 19 escribía ya á Spencer desde Elvas, dándole aviso de la batalla del 16 y de las graves pérdidas sufridas por el ejército aliado (1). Luego supo

razón, ésta, por la que no existe el especial sobre la brillante conducta de los portugueses que constituían fuerza tan considerable en el que mandaba Beresford

<sup>(1)</sup> Le decia: «Beresford ha tenido una acción con los franceses en Albuhera el 16, en la que ha rechazado á Soult pero sufriendo grandes pérdides. El general Hoghton y Sir W. Myers han sido muertos y el general Cole herido. No conusco los detalles de la acción ni la extensión de las pérdi-

que no eran tantas como creyó en un principio; pidió á Lieboa recursos sanitarios y 2.000 servicios de cama que creía necesarios, y una compañía de artillería británica con 3 oficiales muy inteligentes, aparte, que hacían falta para reemplazar bajas. No satisfecho con eso, se trasladó el 20 al campo de batalla, manifestando luego á Spencer que la posición ocupada por los aliados era muy buena y que se habría obtenido una victoria completa y sin gran pérdida si los españoles hubieran sabido maniobrar, pero que desgraciadamente no sabían (1).

¡Cómo si los ingleses hubieran maniobrado excepcionalmente bien!

Es verdad que á renglón seguido dice: «Después de todo, creo que la acción ha sido la más honrosa para las tropas que han combatido en esta guerra.»

Habíase interceptado un despacho de Gazan á Soult, del que dedujo Wellington que el mariscal francés pensaría en no abandonar Extremadura y, por el

das, pero es lo cierto que han sido graves. Sé que Souit se retiró la mañana del 18 y que Beresford marchó á Santa Marta, pero no estoy seguro de ello». «Se me dice también que los españoles no se han portado mai (did not behave ill) y han eldo graves sus pérdidas, los portugueses tomaron poca parte (were little engaged); los que la tomaron lo hicieron bien y no ban sufrido mucho»

<sup>(1)</sup> Es la eterna pesadilla de Wellington, la de que los espanoles no sabían maniobrar. Lo manificata así en varios de sus despachos. No diremos lo contrario por no aparecer parciales, pero sí que no lo hicieron muy allá los ingleses en Talavera, y que su mismo general se fundaba en Torres-Vedras y en la retirada de Massena para no atacar á los franceses en lo maniobreras que eran las tropas de éstos, prueba de que no lo eran tanto las que él mandaba,

contrario, uniéndose al conde de Erlon, á quien se suponía en Almaraz, ó al general D Armagnac, que mamiobraba también á lo largo del Tajo, trataria de revolver sobre Badajoz para, según decía en su parte, completar la derrota del ejército aliado. Esto preocupó á Wellington, y con razón, calculando que por orgullo, de un lado, con la esperanza, por otro, de ser reforzado con tropas que le enviarian de Andalucia, y, por fin, con la de reunirse á parte de las que operaban en Castilla procedentes de Fuentes de Offoro, acudiría de nuevo en socorro de los defensores de Badajoz. Y á la confianza, también, de que el general Philippon sabría mantener aquella plaza, por algún tiempo, tal y tan justo concepto tenía de él, se debería el que la retirada del ejército francés, acabara en Llerena, estableciendo á Gazan y á Latour-Maubourg frente á los aliados para contenerlos, y en el camino de Mérida para poder verificar la unión anunciada con los de D'Erlon y D'Armagnac.

Wellingtón pensó, pues, que debía emprender sin pérdida de tiempo el sitio de Badajoz, reanudando los trabajos suspendidos por Beresford el día 15. Creía poder conseguir la ocupación de la plaza antes de que, llegando al campo de Soult el general Drouet (D'Erlon), que necesitaba cruzar el Tajo por Toledo y tardar, por consiguiente, bastantes días, se pusiera el mariscal francés en disposición de procurar de nuevo la interrupción del sitio. Necesitaba, aun así, tomar todo género de precauciones; y el 29 de aquel mes de mayo dictó para los generales españoles y el inglés que allí mandaban, unas instruccionos que revelan perfectamente sus temores y demuestran el cuidado

con que procuraba desvanecer el peligro que los infundía.

La infanteria y la artillería del ejército anglo-portugués, con excepción de los empleadas en el sitio de Badajoz, deberían situarse en Almendralejo y sus inmediaciones con la caballería de ambas naciones on Rivera, lo mismo que la del 5.º ejército español, observando las avenidas de Usagre y Llerena La infantería y la artillería españolas del 5.º ejército y del Cuerpo expedicionario se acantonarian entre Santa Marta, hacia Barcarrota, y Solana, donde comunicarían con los aliados. Los cuerpos avanzados no pasarían de Zafra, exceptuando la caballería de Blake, que podría situarse en Bienvenida y Calzadilla en combinación con la de Penne-Villemur y la de los anglo-portugueses, observando también el campo hacia Llerena y Monasterio. En caso de que el enemigo avanzara, convendría que aquellas fuerzas se concentrasen en la Albuhera, á una marcha de Badajoz, excepto la infanteria de Blake si la creyera mejor situada en Zafra y Fena, y el total de la caballería á una marcha forzada ó dos ordinarias. Recomendaba después el Lord á todos los jefes de las tropas avanzadas le dieran parte de la fuerza del enemigo, de los cuerpos que la compusieran, cifras de los regimientos y escuadrones, y de los nombres de los generales que los mandaran. Después, por fin, de dictar instrucciones sobre la manera de acantonar las tropas y dirigirlas, si el enemi go se retirara y Penne-Villemur ocupase á Llerena, manifestaba el generalísimo que, siendo el objeto de todas aquellas medidas el sitio de Badajoz, era de desear que no se emprendiese nada que distrajera al ejército do él, y que, si se hiciera necesario, pudiera concentrarse en una posición en que los altados habían ya alcansado la mayor gloria (1).

Y puestas en ojecución esas instrucciones y hechos los proparativos que se croyeron suficientes, se dió principio al migundo período del núis de Badajos por los ejércitos aliados, tan inoficaz y estéril, según haremos luego var, como el primero.

Y procede en seguida à dur su opinion Cree Lord Wellingion que no debe lievarse adelants aquel plan, porque su imposible esperar discribina de tropas à quienes no se paga, destimar aticides inglesses que sirvan con tropas supanolas sin suelde el seperarias de recompenas alguna consiguiendo tan sele el indisponerios son los oficiales especieres del ejército y después son los de los dends ejércitos el no pader contar con ellos en sua operaciones ni con la asistencia que entoness ofrecian, y que de todas maneras era probabis que al gubierno españal no accederia à tal protención.

<sup>(1)</sup> La liamamor generalisimo porque efectivamento podian liamarie nat les portugueses é ingresses que componian el ejército de su mando, y porque em titulo provoca el recuerdo de que en aquellos diss comensarun los ingleses à suscitar la cuentión que tanto dié que babler en España sobre la dirección nopretra y abstituta de tudas las tropas alfadas por el tasigne general britanico. Determos incor observar que no mació tal possamionto de Lord Wellington que, como vames á ver, lo rechasó entoncos debió surgir de su hermano, oi embajador de anglaterra en Caule, empujado luego por en gobierno é por las penerales también de su nación con los ejemplos de Talavera y Chiclana. «A su tlempo, decia Wellington & su hormano el 30 ho reribido vuocera cara con si despecho de Lord Wellesley, fecho el 10 de abril, con postdata, encargándons de requestr que se me dé el mando de las tropas cepatidas en anta y otras provincias de Kepaña, sobre lo que desegie sa ber mi opinion. Yo dudo de que el gobierno español se avenen con con solicitud, y de tede cuanto veo y eigo, estoy convencido do que tal demando hará se interrumpa mucho la armonia y buona tolunisi que al premute existe entre masotrus.

## CAPÍTULO III

## TARRAGONA

Estado de la insurrección nacional en Cataluña.—Intentona sobre Montjuich.—Reconquista del castillo de Figueras – Disposiciones preventivas de Suchet.—Alarmas de Macdo nald —Resolución de Suchet.—Marcha sobre Tarragona — Preliminarea del sitio -- Acción de Figueras. Situación de Tarragona — Estado de la ciudad y sus fuertes.—Primeras operaciones del sitio.—Salida del 18 de mayo.—La Junta del Principado. Su marcha al interior. -Continúan las opera ciones del sitro —Las de fuera de la plaza.—Ataque del fuerte del Olivo, -- Muerte del general Salme -- El asalto, -- Consecuencias de la pérdida del Olivo.—Sale Campoverde de la plaza. - El general Contrerae. - Suchet vuelve á su primer plau.—Ataque del fuerte de Francoli,—Toma del fuerte ---Continúan las obras. -Salidas de la plaza -- Ataque del primer frente.—El asalto de la Luneta.—Estado de la guarnición.—Campoverde, Contreras y la Junta —Nuevos trabajos de aproches.— Asalto del primer recinto. Resolución de Contreras — Causas de aquel desastre.—Nueva intimación despreciada.—Operaciones de Campoverde Sus imprudencias con Contreras.—Pena del Talión.—Apurada situación de Tarragona.--La fuerza inglesa de Skerret ---Proyecto de evarión.—El assito de la plaza.—Noche espantosa. Bajas — Consideraraciones sobre el sitro de Tarragona.

Ya dijimos en el tomo anterior cuál había sido el Estado de efecto producido en España por la pérdida de Tortosa, ción naciopero cómo, en vez de decaer el espíritu público en Canal en Cataluña, creció, por el contrario, el movimiento insurreccional en aquel insigne Principado para vengarla cumplidamente.

Ya se sabe cómo entienden los catalanes esos arranques; y á la vergüenza de la rendición de aquella plaza y á la manera, harto irregular, de ponerse en manos del marqués de Campoverde la suerte de pro-

--- Google

vincias tan importantes para la de todo España, sucedió un período de desórdenes, de tal desquiciamiento de autoridad, de gobierno y unión, que nunca pudo ceperarse menos que entonces el término de una restauración patriótica, tan valerceamente emprendida. Les intrigas de que Campoverde ó sus partidarios se valieron para elevarle al mando supremo del Principado, provocaron represalias. Los amigos y admiradores de O'Donnell, irritados con que se insultara su desgracia y, valiéndose de su ausencia, se tratara de manchar su memoria con atribuirle excesos, concusiones y hasta infidencias no probadas ni aun verosimiles, se entregaron á destruir la obra de sua enemigos políticos sublevando los ánimos para hacer imposible su usurpado poder y darlo á hombres más puros y desinteresados. La junta superior del Principado tenía en su seno vocales que no admitian como legituma la autoridad de Campoverde, no reconocida por la Regencia, á la que tampoco se había cuidado el Marqués de solicitar su aprobación Reformada aquella junta, surgió una nueva contra la que apeló la anterior. En tal conflicto, Campoverde, para dar largas sin duda, convocó otro congreso regional, con lo que, aun cuando entre las más acaloradas protestas, ganó tiempo para tomar medidas que distrajecen al pueblo catalán de tau perturbadoras discordias, perjudiciales para su crédito personal y para su deseo, especialmente, de mantenerse en el mando. Embarcó á los prisionerce que había en Tarragona, á Schwartz entre ellos, se puso á reorganizar el ejército, á equiparlo y vestirlo, dictó disposiciones para procurarse fondos con que sostener la guerra secuestrando las alhajas de los templos y aun las de particulares; expulsó á los extranjeros y devolvió al pueblo las armas que O'Donnell, muy
previsoramente, le había recogido. Y al mismo tiempo,
por fin, en que por el contrario ponía á buen recaudo
a los que el acusaba de vagos y sospechosos, llamaba á
su lado personas que sabía habrían de apoyarle en
aquello que pudiera convenirle.

Pero ya que por esos medios parecía asentar el Marqués su autoridad sobre la de la junta superior y las otras por él protegidas, comenzaron á reunirse tambien, clandestinamente por su puesto, varias otras, compuestas, dice un historiador catalán, de gente bullinosa y desatinada á la par. Aquello iba presentando el espectaculo de la mayor anarquía, no muy desemejante, aunque en pequeño, del de París en la época neíasta de la Revolución, con los clubs que así tendían á enardecerla y ensangrentarla como la debilitaban en su acción política y militar. Vino, por último, á colmar ta estado de efervescencia y desorden, el decreto en que la Regencia, creyendo poner fin á tales arbitrariedades como las consentidas por Campoverde y á tales demasias como hacía suponer aquella triste situación, concedió el mando superior de Cataluña al general don Carlos O'Donnell que, cual saben nuestros lectores, se hallaba en las líneas de Torres-Vedras á la cabeza de una de las divisiones llevadas allí por el marqués de la Romana (1). Las calumnias levantadas contra su her-

<sup>(</sup>I) El 14 de febrero asomó por el mar-el navío América, en que supueirron los sediciosos que iba el nuevo Capitán general, y los alborotos, con eso, tomaron proporciones tan graves que hasta la junta y otras corporaciones fueron á solicitar de Campoverde no le dejara desembarcar. Vaciló el Marqués y para escudarse, sin duda, con la opinión de los milita-

mano, el vencedor de la Bisbal, las mil falsedades que se habían hecho correr sobre su conducta, tiránica para unos, desacertada, por lo menos, para otros y sun traidora para los más exaltados revolucionarios y los apasionados de Campoverde, se renovaron entonces, más ardientes todavía, más exageradas y absurdas. Fué nacesario que todas las autoridades civiles, hasta la del Breve, la misma Audiencia, se dirigieran al Marqués pidiéndole despachara de Tarragona á tanto y tanto faccioso como trafa perturbada la tranquilidad, perjudicando á la causa nacional y al crédito y gobierno de la provincia. Pero como esce facciosos eran precisamente los que habían provocado la elevación del General, en vez de desterrarlos según se le pedía, expulsó de la ciudad y embarcó para Cartagena, Ceuta y otros puntos á los que de muy buena voluntad querían guiarle por el camino de su gloria (1). No es necesitaba para que la comparación que hemos hecho de aquellas juntas con las francesas de 1792 y 98 aparezca justificada y exacta; no se necesitaba más sino que se impusieran á las autoridades que substituyeron á las depuestas, y lo hicieron a punto de que el mismo Campoverde se creyó obligado á azistir á las sesiones, mejor dicho, á los conciliábulos que celebraban. Un

res más caracterizados de la guarnición, los reunió la mañana siguiente, no haliando, empero, en ellos el acuerdo que, al parecer, deseaba. Afortunadamente para él y para la tranquilidad pública en aquellos momentos, era el general Courten y no O'Donnell quien se hallaba en el América.

<sup>(</sup>i) Eran el canónigo Avellá, jues del Breve, tribunal instituido por Clemente VII á petición de Carlos V para jusgar á los ecissiásticos en Cataluña, el regente de la Audiencia Sr. Oles y Carrasco, el auditor Sala y varios otros notables, calificados todos, más que por las posiciones que ocupaban, por su serisolado patriotismo.

Padre Corís, del oratorio de San Felipe Neri, mejor que sacerdote, campeón y confeo de toda empresa revolucionaria, con traeres y elocuencia de un guerrillero feroz, ejercía allí de orador patriota y desatinado proyectista, entusiasmando á no pocos de sus oyentes, tan extraviados como él pero que no por eso dejaron de hacer desaparecer los procesos en que habían estado envueltos ante los tribunales de justicia. A tanto llegó el escándalo que Campoverde, pensando más cuerdamente, hubo de poner freno á los que lo producían y tomar otros rumbos para no desacreditar su mando antes de comenzar á ejercerlo.

Así las cosas, se celebró el 2 de marzo la inauguración del congreso recientomente convocado á que
sólo faltaron los representantes de Tortosa, Barcelona
y Figueras, congreso ante el que prestó Campoverde
el juramento de su lealtad á la causa de la religión y
de la patria, por las que dijo haría los mayores sacrificios (1) La junta superior, entonces, presentó su dimisión; y como no tardó tampoco en disolverse el Congreso, la administración del Principado pasó á otra
junta, revestida también del carácter de suprema, pudiérase decir, puesto que para nada había la Regencia intervenido en su elección. De la misma manera
Campoverde se invistió con la autoridad militar del
Principado, despreciando la del gobierno de Cádiz y
sometiéndose á la de unos cuantos facciosos que así

<sup>(1)</sup> En nombre de los defensores de esa causa en Cataluña y particularmente en Tarragona, se expreso así «Los muros de Tarragona sólo restan á mi amada patria» estos brazos los defenden. Por ellos ha de pasar el enemigo, si osado y temeratio protende esclavizarla.»

halagaban la ambición y la vanidad del desacordado general.

Bien pronto pensó en que tal desafuero necesitaria una justificación que, por lo gloriosa, limpiara el borrón que la hacía imposible en el terreno legal, y la buscó en la guerra que no por los disturbica sucedidos en Tarragona tenían los catalanes olvidada. Los patriotas de la Montafia y los del Llobregat y el Ampurdán, seguian incansables acosando á los franceses con fortuna frecuentemente, como casi siempre que no se trataba de grandes batallas, en que les era difícil, si no imposible, contrarrestar la disciplina de las tropas imperiales. Manso había rechazado el 2 de enero una calida de los franceses de Barcelona. Aquel día, como cuatro después en otra salida más importante aún, los franceses habían tenido que retirarse formados en cuadro y con mucha pérdida. Com parecida aucedió el 28 y era rara la jornada que emprendieran los enemigos en San Andrés de Palomar, San Boy o Badalona en que no los escarmentara Manso rudamente. El baron de Eroles campaba con igual suerte por Mataró y sus inmediaciones animando á los naturales á resistir las vejámenes de las autoridades francesas y á ayudarle en su empeño de tenerlas siempre encerradas en Barcelona. En la provincia de Gerona, los combates eran diarios. Fábregas, socorrido por Rovira, rechazaba el 20 de enero una fuerte columna enemiga; el 17 de febrero era batido el general Clement cerca de Bafiolas por Llovera, y los somatenes de los pueblos próximos & Hostalrich se llevaban & la Montaña infinidad de franceses sorprendidos en sus operaciones. ¿Qué más? El general Dumoulin á la cabora de 1.500 hom

bres tuvo que retirarse ante fuerza igual que mandaba Miláns del Bosch, quien lo había también batido cerca de Arenys de Mar el 18 de marzo. No lejos de Tarragona, junto á Perelló, Courten, sacando de aquella plaza una fuerza de 4.000 infantes y sobre 200 caballos, atacó al coronel Robert y sus 2.460 franceses, obligándole a, después de una desesperada defensa, retirarse á Ampolla, adonde corrió en su auxilio Habert desde Tortosa.

el 4. .

•4F1

J.F.

찬

20 7

FUF ...

uid A-

 $Q_{k}$ 

mile.

5 60

at 1 per t

 $d_{\rm col}$ 

H. P. 1

والمناه والمناج

الأراج ود

<u> Դե</u>

\* PK. \*\*

 $\sigma_{J_0} \approx$ 

in 10 1

Esos eran el estado político y el militar de Catalu- Intentona sobre Montna cuando el marqués de Campoverde, deseoso, como juich. bemos dicho, de justificar su usurpación del mando, creyó lograrlo acometiendo de nuevo la nunca olvidada empresa de ocupar la capital del Principado. Como en las intentonas anteriores, cayó Campoverde en el msmo error que el marqués del Palacio, que Vives. Reding, Coupigny y tantos otros, confiando sobradamente en los buenos deseos de los patriotas barcelone-😪, en las ofertas interesadas de algún afrancesado y basta en infidencias de los que nadie debería presumir fueran á desertar de las banderas imperiales. Los conspiradores de Barcelona habían puesto ahora su confianza en dos oficiales franceses y algunos sargentos, ganados con promesa de grados en nuestro ejército y grandes sumas de dinero, la mayor, nada menos que de siete millones de reales para el gobernador del Castillo de Montjuich, por donde habría de empezarse la tan deseada reconquista. Flacas oran las bases en que se fundaba tan estupendo proyecto; pero el deseo hace probables los más descabellados; y los barcelone-268 por su lado y Campoverde por el suyo, fiando, además, en las confidencias del comisario de guerra

Don Miguel Alsina, alma de la conspiración, creyaron que al 19 de marzo podrían contar con los elementos necesarios para llevar á felia término su intento.

El 18, con efecto, salió Campoverde de Tarragona. con la división Courten para unirse en Igualada con la de Sarsfield, aparentando luego dirigiras contra Macdonald, pero haciéndolo decididamente á Molina de Rey donde se presentaban al anochecer del 19. Después de un corto descanso se adelantó al Hospitalet una de las divisiones, cuya vanguardia se confié Manso que de tiempo atrás se había hecho con llaves de aquella fortaleza, no sirviéndole en otra intentona anterior por haberse descubierto también. Debían apostarse aquella noche 1.200 hombres que entrarian en el castillo tan pronto como el gobernador y los dos oficiales a quienes nos referimos antes, M. M. Sunié y Potard, y los sargentos les abrieran las puertas, no sin antes haber embriagado á la tropa al celebrar los días de su soberano el Rey José. Otra columna se situaría entre el castillo y la plaza, sai para impedir el socorro de la fuerza que intentara salir de ella, como para en combinación con las tropas de Courten intentar, una vez tomado Montjuich, el ataque à la puerta de Santa Madrona, la más inmediata á aquel fuerte. Campoverde con Sarafield y Eroles ocuparían la carretera para apoyar la operación, fuese feliz ó desgraciada, mientras la caballería con el general San Juan se mantendría al otro lado de Coll Blanch, para sostener la retirada de todas las tropas si se veian necesitadas de recurrir á ella. En previsión, con todo, de un engaño, invercamil en concepto del Marqués, adelantó sólo 200 hombres de los 1 200 que iban delante, seguidos

de los demás hasta cerciorarse su jefe, el teniente coronel Rotten, de la buena fe de los oficiales franceses cómplices y agentes, los más eficaces, de la conspiración.

Pero es el caso, el más natural del mundo, que la autoridad francesa de Barcelona, el general Mathieu, estaba enterado de todo, del proyecto, del número y nombres de los conspiradores, así como de los procedimientos de que iban á valerse. Y, como es natural y logico también, tenía todo preparado para recibir el asalte que se intentaba, alerta los presidiarios de Montpuich, con la gente en los puestos donde pudiera mejor sorprender á los que trataban de sorprenderla, y dispuesta la guarnición de la plaza para echarla sobre los asaltantes y completar su derrota.

١

.[ -

S 50

•1¦\_-

4

t I

C FF

. . 5 -

-

Serían las doce de la noche al coronar los 200 de Rotten la cresta del camino cubierto de Montjuich, descendiendo en seguida al foso silenciosamente pero en la confianza de que se abriera anto ellos la poterna por donde penetrarían en la fortaleza inmediatamente. Buscandola andaban cuando, á un grito de alarma, se iluminó el foso, los cañones de la muralla comenzaron á vomitar metralla sobre los expedicionanos que, al mismo tiempo, fueron acometidos con fuego y bayoneta por luerza que los franceses tenían apostada en los flancos y á espaldas de las obras que ∞astituyen el frente del castillo que mira á la llanura de Barcelona hacia la Cruz-cubierta y Sans. No hay para qué decir la confusión en que caerían los asaltantes, tanto mayor cuanto que los fuegos de artificio no bastaban á iluminar los fosos y el campo lo suficiente para que las plezas y la fusilería de los muros no ofendiese lo mismo á los franceses que á los espa-

fioles. Tan fué así, que la columna francesa, que á los primeros cafionazos salió de Barcelona a cortar la retirada de los que iban en recerva de la vanguardia espanola, fué hostilizada desde Montjuich y sufrié pérdidas considerables. Pero nuestras divisiones, la una precipitándose de la montaña en que asienta el castillo, y la otra, establecida en la carretera, sintiendo, á pesar de la obscuridad, la aproximación de una nueva columna que Mathieu había liecho salir por la Puerta Nueva, trataron de recuperar sus posiciones del Llobragat, que efectivamente ocupaban la tarde del 20 Como se puede comprender, aquella retirada revistió los caractéres todos de una derrota que, á ser de día y sin la iniciativa de Eroles que acometió & aquella última columna metiéndola atropelladamente en Barcelona, hubiera señalado la destrucción completa del ejército de Campoverde, imprudentemente comprometide en empresa tan descabel'ada y temeraria (1). El Marqués volvió á Tarragona con las fuerzas que había escado de aquella plaza, afligido del fracaso, aunque consolado luego con la noticia de la victoria

Poco antes parece que se le había querido envenenar, cal vándose á favor de un contraveneno. Fi avesino, un tal Cosme, ganado, dicen, por los franceses, fué fusilado.

<sup>(1)</sup> No pudiendo Manso crusar un barranco, tuvo la surunidad suficiente para seguir por la carretera confundido con los franceses que perseguian à sus miqueletes. Al fin, enyò del caballo quedando sin sentido pero con la fortuna de que pudieran recogerle los suyos y llevarle à nuestro campo, todo maguilado y perdida la dentadura por completo. A proposite de eso, dice su compatriota Blanch. «La noticia de su grave herida que desde luego se esparció, puso en consternación al país más que si se hubiese perdido la mitad del ejército. Hi ciéronse rogativas para su restablecimiento, señalándose entre todos el abad del monasterio de Ripoli, quien concedió 40 días de indulgencia á los que acisticsen al solemne oficio que en acción de gracias colebró al recobrar aquel héroe la salud.»

de Miláns en Arenys de Mar y la más satisfactoria aún de haber caído en poder de los patriotas del Ampurdan la importantisima fortaleza de San Fernando de Figueras.

Aquí los agentes más eficaces para la empresa eran Reconquista del castillo españoles, sin cooperación de elementos extraños y de Figueras, 
menos de enemigos, en quienes el depositar confianza 
alguna era como entregarse á ellos y obtener el escarmiento que se acababa de sufrir en los fosos de 
Montjuich. El resultado, pues, debía ser otro muy distinto, y lo demostró la experiencia proporcionando á 
los patriotas catalanes una gloria que estuvo á punto 
de ser el principio de su emancipación del poderío Napoleónico.

Infructuoso el cerco de la fortaleza de Figueras desde que las proporciones que iba tomando la guerra habían obligado al emperador Napoleón á inundar Calaluna de tropas que, además de operar en el campo, guarneciesen las plazas y fuertes manteniendo sujetos á los habitantes hasta hacer estéril cualquier esfuerzo que intentaran para reconquistarlos, se abandonó todo pensamiento de lograr, por el hambre y las fiebres, la ocupación de aquel castillo ó su entrega. Los catalanes pusieron tan sólo su esperanza en alguna coyuntura, siquier fortuita, que el cielo quisiera depararles para fin tan patriótico y santo. Y, en electo, esa oportunidad se les presentó con todos los caracteres de providencial en aquel mes de abril de 1811, al tener el mariscal duque de Tarento ocupado el numeroso cuerpo de ejército de su mando en ayudar á Suchet en la tarea de dominar la zona occidental del Principado conquistando las plazas de Lérida y

Томо ж

Tortosa. Aun así, se necesitaba un milagro para la realización de tal esperanza, y la Providencia lo hizo valiendore de un humildo empleado de la administración francesa en aquella fortaleza y dos mozalvetes que se atrevieron á elevar sus miras á tan heróica y arriesgadisima empresa, inconcebible en su posición y pocos años, como la de devolver á la patria tal é mestimable jova.

El empleado se llamaba D. Juan Marqués y tenía el encargo de llevar el alta y baja de los víveres, así como el de su mejor colocación en los almacenes del castillo; los mozos, y cuñados suyos, eran D. Ginés y D. Pedro Pou, enyo próximo parentesco con Marqués les daba frecuente y facil entrada en la plaza, sin que infundieran la menor sospecha en los francesos que la guamecían. El Ginés, á quien muchos años más tardo hemos conocido de brigadier de caballería, explicaba así al cómo llegó á provocarse en los tres hermanos la idea de utilizar su posición en ol castillo para entregarlo á sua compatriotas (1)

El escrito de Pou se publicó en la Asamblea del Ejército y de la Armada

<sup>(1)</sup> Este benemérito general publicó en 1859 un escrito que lleva por título el da «Relación que expresa cómo pudo verificarse la sorpresa y toma del castillo de San Fernando da Figueras por las tropas españolas, y medios que empiearos para en logro los hormanos D. (vinés y D. Pedro Pou, en unión con en ruñado D. Juan Marqués, autores de aquella empresa, cuyo plan habían concebido, y con la mayor constancia llevaron á cabo, hasta verio realizado en la noche del 10 de abril de 1811, que fué tomada la plaza,»

La fuente, pues, de esta historia no puede ser más pura, y vienen á demostrarlo, además de las varias narraciones capa Bolas que se han publicado, las que los generales franceses Suchet, Macdonal y otros, los alemanes Schépeler y Lobell y par ticularmente el italiano. Vacani han dado á lua, todos, menos Schépeler, militares al servicio de Napoleón en Cataluña.

Después de indicar el cargo que Marqués ejercía en el castillo, dice..... «cuyo cometido desempeñaba tan a sufisfacción de su principal que se grangeó su am stad, de la que nos aprovechamos para entrar y saur de fuerte siempre que nos interesaba, sin que se netase Luestra permanencia en los almacenes, donde ¿va cralmente se encontraba, y como advertimos que las puertas de entrada daban al foso y tenían comunicucion cómoda con la plaza, y que desde la estacada se podra llegar san ser vistos por ningún centinela de as murallas ni obras exteriores, concebimos la idea de que encontrandose un jefe de resolución, con poca tropa podia tomarse la plaza por sorpresa, y bien convencidos de poderse realizar así, nos decidimos á poterlo en praetica conforme al plan que nos habíamos formado, dando principio con mandar construir unas llaves, a fin de tenerlas siempre á nuestra disposición, lo que logramos sacando unos moldes de las maestras 🤞

Tres muchachos, unbeles los tres y el mayor de 20 años, van á devolver á su patria la fortaleza más rolusta y costosa que ha poseído hasta entonces y que cuenta para su defensa más de 2 000 infantes, 200 caballos y 800 piezas de artillería!

Concertados los tres, marcharon los hermanos Pou a campo do los espunoles y conferenciaron en Olot con el brigadier Rovira, que no se cansaba de admirallos Bien enterado del intento y creyéndolo practicable, les mandó fueran á Tarragona para presentarse al general O'Donnell, comunicado su proyecto y esperar sa resolución. La de aquel general fué que, destudis de ver de nuevo á Rovira que, á su vez, recibina instrucciones del Marqués de Campoverde, à quien

se encomendaba la ejecución de la empresa, regresaran los Pou á su casa, á la que se les enviaria aviso de cuándo y cómo habría aquélla de llevarse á cabo. No tardó en llegarles el aviso, tal diligencia ponían los jefes españoles en tan halagüeño proyecto; pero siendo, aquella, ocasión en que se alojaron en el castillo fuerzas muy numerosas llegadas de refuerzo al ejército francés, hubo de suspenderse la empresa. El marqués de Campoverde y Eroles para mayor disimulo, se dirigieron á la Cerdaña, hasta que en el momento que se creyó más oportuno volvió el Barón á Olot y con Rovira y los Pou concertó el que uno de los hermanos quedara con él en rehenes y con el otro se fuera el capitán de la Legión ligera D. José Casas á cerciorarse de la posibilidad de obtener el éxito deseado. La llegada de las fuerzas que debían antrar en la fortaleza al punto de la cita cuando ya asomaba la aurora el 27 de agosto de 1810, hizo que se malegrara la expedición proyectada para aque la noche, y la alarma consiguiente en la guarnicion francesa y accidentes parecidos en otras tentativas posteriores retardaron el asalto del castillo hasta el año aguionte en que Campoverde, mandando ya el Principado, recordó un proyecto cuya ejecución podría redundar en tanta gloria suya. El brigadier D. Antonio Martínez quedó en Olot encargado de la empresa; y, puesto de acuerdo con Rovira, se fijó la noche del 10 al 11 de abril de 1811 para ejecutarla, reuniéndose antes en lugar próximo al castillo las fuerzas á ella destinadas, consistentes en unos 800 hombres á las órdenes inmediatas del teniente coronel Llovera.

La entrada en la fortaleza se verificó tal como se

babia ideado y con toda felicidad. Dividida la fuerza en cuatro secciones que regían con Llovera los capitanes Casas, Rimbau, Belmás é Iglesias, la de Casas, guiada por Ginés Pou, saltó el parapoto de la estacada bajando al foso de la contraguardia de San Juan, armada la bayoneta, descargados los fusiles y recogidas las municiones como en el resto de los expedicionanos. Debiéndose ejecutar la operación con el mayor agilo y en completo silencio, era aquella una precaucon indispensable, no fuera el ardor de alguno de los expedicionarios á, con un disparo, denunciar el asalto y producir su malogro. La puerta se hallaba ya abierta por el otro Pou, y por ella penetraron los nuestros en los almacenes, desde los que subieron á la plaza de armas, donde, matando al centinela, sorprendieron la guardia del Principal con muerte también de cuantos franceses la componían Dejando allí alguna fuerza, se dirigió la restante del capitán Casas al pabellón del gobernador, general Guyot, de quien, así como de otros jefes que con él estaban, se apoderaron sin más que forzar su guardia personal. Llovera quedó allí custodiando á los prisioneros, y Casas continuó al cuartel de artillería, y, apresados unos cuantos que al toque de generala iban arrastrando una pieza de campana, se hizo también dueño del cuartel, de donde, dada cuenta con las bayonetas de algunos artilleros que pretendían resistirse, se incorporó en la plaza á sus camaradas de las demás secciones.

La sección Rimbau se había apoderado del cuartel de mfantería aunque no sin resistencia, mientras las de Belmás é Iglesias subiendo á la muralla por las primeras rampas que se les indicó á derecha é izquierda de la salida de los almacenes, acudieron también à la plaza; con lo que, y avisados Martínez y Rovira, penetraron con el grueso de su fuerza en la fortaleza en que se izó inmediatamente la bandera española, saludada por una triple salva de artilleria y los entusiastas gritos de los veneedores. Sobre 30 muertos, 25 heridos, 1.600 prisioneros y 200 caballos; mas de 800 piezas de artillería, parques abundant samos de aquella arma y de la de ingemeros, grandes depositos de municiones, 100 000 quint des de pólyora, 20 000 fusiles, 10 000 vestuarios, víveres para mantener á 3 000 hombres durante seis meses y cuatro millones de francos fueron presa de nuestros valientes; botín esplendido que, de haberse aproyechado como debiera, habría superado á cuanto pudiera desearse para continuar la guerra en Cataluña con gran fruto si no con éxito completo (1).

No se libró de tal desastre más que la fuerza francesa que custodiaba la entrada del hornal eque de San Roque, fronterizo á la población de Figueras, a la que se acogió tan pronto como por el ruido que escuchaba en la fortaleza y la noticia que obtuvo de su perdida por uno de los suyos, comprendió que no le quedana otro recurso que el de huir de ella en busca de sus camaradas de fuera. Grando, como es de suponer, fué la alarma producida en los imperiales de la villa, tan-

<sup>(1)</sup> Es tan interesante el relato del brigadier Pou, en esta parte sobre todo, y puede servir con tal fruto para darse cuenta cada uno, así de aquel suceso extraordinario como de ese género de estratagemas militares, que no queremos privar á nuestros lectores de él, trasladándolo al Apéndice núm. 6, seguros de proporcionarles gran deleite y acaso una lección provechosa.

ta como su admiración y tristeza; no pudiendo comprender cómo plaza de guorra tan fuerte y tan perfectumente abastecida de hombres, víveres y material de guerra pudiera ser así sorprendida y ganada por un enemigo, en su concepto, mezquino y hasta despreciable Esa opinión precisamente fué el motivo más poderoso de un triunfo que, sin ella, nunca hubiera sido posible ni menos tan rapido y facil.

Parece que la reconquista del castillo de Figueras debiera trastornar los planes impuestos por Napoleón á los mariscales que operaban en Cataluña. Así lo pensó Macdonald á quien sorprendió en Barcelona la noticia de succso que fué á poner el colmo al disgusto que le producía, aun antes de venir, la para todos los franceses irregular y excel cional guerra de España. A punto estuvo ese acontecimiento funest/simo de impedir, como sus autores intentaban, el sitio de Tarragona que Suchet amenazaba emprender vistos los preparativos, aunque sólo principiados, que hacía para arrebatarnos aquel últ.mo baluarte de la sublevación española en el Principado.

Porque, con efecto, una vez restituídose á Zarago- Disposicioza, según expusimos, el general Suchet se dedicó con res preventisu celo y acierto geniales á disponer cuanto pudiera necesitar para la ejecución de las órdenes del Emperader, tan apremiantes siempre y terminantes ya despues del resultado satisfactorio obtenido por su hábil terliente en Tortosa. Lo primero que exigía su nueva misión era el asegurar la tranquilidad, relativa por supaesto, en el territorio de la circunscripción señalada a su cuerpo de ejército, el 3 º de los de España, conocido ya por su título de Ejército de Aragón. Para con-



seguirlo, había destacado desde la plaza recién conquistada algunos cuerpos de infanteria y caballeria que, recorriendo los límites de su gobierno, limpiaran principalmente de partidas españolas los de Castilla, Navarra y Valencia, de donde se hallaba de continuo amenazado de ver interrumpido el acopio de víveres, primera necesidad para las operaciones proyectadas.

Estas disposiciones hubieron de extremarse con la orden imperial de 10 de marzo en que se agregaba al gobierno de Aragón el de las provincias de Lérida y Tarragona hasta una línea que, partiendo de Garraf en la orilla del mar, se extendiese por el Noya y el Llobregat al Segre y al Noguera hasta ganar la gran cordillera de los Pirineos dividiendo los aragoneses de los catalanes. Y como este aumento territorial exigía el de fuerzas con que ocuparlo y ganar el no conquistado todavía de Tarragona, se mandaba también que todas las tropas pertenecientes al ejército de operaciones de Catalufia pasaran á servir inmediatamente á las órdenes de Suchet (1). Les tropas de Macdonald tendrian la misión de ocupar Monserrat y la conquista de Cardona, Berga, y Seo de Urgel, con lo que el ejército de Aragón podría dodicarse desembarazadamente al sitio de Tarragona.

«La toma de Tarragona, así terminaba el despacho de Berthier, señor Conde, debe coronar la gloria militar que habéis adquirido en esa campaña y daros nuevos títulos para con el Emperador.»

<sup>(1)</sup> Consistian cesa fuersas en 4 regimientos de Infantería francesa, el 7.º y el 42.º de línea y el 1.º y el 18.º ligeros, las divisiones italianas, el 34.º de dragones franceses, el de Dragones de Napoleón y el de Casadores reales italianos.

Macdonald estaba en Lérida; y Suchet fué á avistarse con él y convenir en la ejecución de aquellas disposiciones, instreccionando de paso el estado de las tropas que se ponían á sus órdenes, cuyo número ascendía al considerable de 17.000 hombres (1). Con ellos reunía Suchet más de 40 000 hombres, ejército que, en manos de general tan experto y en la situación en que se hallaban los españoles que habrían de resistirle, parecía suficiente, y en París se consideraba así, para la empresa que se le había señalado. Es verdad que, compuesto de soldados de todas naciones, francases, polacos é italianos, tan desemejantes en sus condiciones militares, necesitaría su jefe imponer en él una organización que le diera alguna homogeneidad, é infundirle un espíritu no poco decaído con los trabajos y bajas que habían experimentado y sufrido los procedentes de Cataluña en el sitio de Hostalrich y Gerona, así como en su lucha incesante, fatigosa y desmoralizadora con los miqueletes, somatenes y voluntarios de la Montaña.

A esto se dedicó en primer lugar el general Suchet pensando, como dice en sus Memorias, cen interpolar y establecer unos junto á otros los diferentes regimientos de ambos ejércitos, sin la menor distinción ni par-

<sup>(1)</sup> Dice Macdonald en sus Recuerdos que, habiéndose recibido la orden de emprender el sitio de Tarragona, fué él quien propuso al gobierno la entrega de una parte de sus tropas al general Suchet para que no tuviera que experimentar embaraso ninguno y obtuviera la unidad conveniente en el mando. Hay quien dice que los amigos que tenía Suchet cerca de Napoleón tretieron en la corte mucho ruido sobre la derrota de los italianos en Valla, y que, irritado el Emperador, dictó aquella medida que tan desairada hubo de dejar la autoridad de Macdonald

cialidad, y acostumbrarlos así á hacerse reciprocamen te justicia, á mirarsa como solidarios de una misma causa, á prestaise apoyo entre si y á confundir toda especie de rivalidad en el deseo, común á todos, de procurarso nuevas glorias.»

Do esa fuerza, esto es, de la que Macdenald entregó à Suchet el 26 de marzo, hubo, sin embargo, que des tacar la de 6 à 8.000 hombres con que escoltar à aquel mariscal en su marcha a Barcelona, la cual no volveria Lasta mediades de abril, regida por el general Harispe, jefe de lista lo Mayor en el ejército de Aragón. Aquella n'archa que el duque de Tarento, por decoro mi itar sin duda, se cuida de no mencionar en sus Memorius, se señalo por actos de barbarie que rovelan ó el ensañamiento producido por lucha tan sin gloria en soldado de su caracter y educación para las grandes guerras á que acababa de asistir en el centro de Europa, ó el despecho por el papel desarradisimo que se veía reducido a representar con la nueva orgamizacion dada por el Emperador á sus ejércitos de Cataluña. Ensañamiento ó despecho, le hicioron olvidar lo que se debia a si mismo, permitiendo á su tropa ó, para ha dar en puridad, animándola á renovar el incendio de Munrosa, pero con un refinamiento de crueldad que justificó el dictado de Nerón francés con que le dieron á conocer los catalanes, por haber, también, presenciado la catástrofe desde una altura, como el romano desde la terre capitelina

Ardieron sobre 800 casas y entre ellas varios templos, el hospicio de las huérfanas, varias fábricas y muchísmos talleres, sacando do sus camas y arrastrando al campamento a cuantos enfermos ó viejos é invá-

hdos no hal iam podado aben lon ir la población. Des pués de noche tan tren enda, la lel 30 al 31, Macdonald continué su marcha y decró hacerlo, por el misme camino que Schwartz, esta es, por el del Coll de Dayl, pues que Eroles y Sarsteld, que con todos los manresarros de armas tomar le esperaban en Casa Musana erevendo se lirigarea al Brush y Esparragues ra, atacaron la rotaguarca a francesa, dispersandola inme hatamento y persignien lo al resto do la columna Lasta metoria en Barcel ma con gran les é importantes Lapis en sus filas (1) Hanispe, despues, ó más afortuna lo o mas ha al, como maestro en aquel género de guerra desde 1793, en que la había hecho de modo igual con sus Chasseans Basques en los Parineos occid'ntales, pu lo, seg in Lemos dicho, volver á Lérida sin nuevo contrationapo.

<sup>1.</sup> No tenemos que pintar las escenas de horror de que fué Mantesa te tro durante el incendio y mas gún al entrar los habitantes en la cult dus fiendo in tra y satian lo su ven ganza en cuan as cuam gos legraran lucer prisioneros. Los franceses ant lan asesina a á nua noipre denán los na boca de polyota y dán la frego, y los montresar as vergaron apuella ofam a degollana. A los prischeros, de los que arrojaron cuatro, vivos y todo, a las llamas que sus compatriotas o ellos mismos ar laban atrain i

A los eniem os i egina á savarse al ser secalos de los aos, itales á posar de la energia a modico, nide sa médico D. Jose scier, que re ordo a gener i eal lac, jete de una le las brigadas de Harrepe, el convento, ne que un dimos cuenta, celebrado por le ling y en it Cor, y religiosamente observado por los españoles segun cor fest mile en iet, en ios nispitales de lads y Reis d'an pover le contestó á aquidiacte de barbame con una orden sumamente morgica, en que disponía no se dese cuartel á ning in individo, de cualquira ciase que fuese, cel ejercito frances, apre iencia o dentre ó á la inmediación de un pueblo que huo, ma suficio en saqueo, el incendio o secsinato de sus vecinos; y ul mos mente que adoptaría y establecería por sistema en su ejercito el justo derecho de represaba en toda su extensión graduándolo con sumento á la conducta del suyo.

Suchet se hallaba otra vez en Zaragoza poniendo en orden las fuerzas que, por no asistir al sitio de Tarragona, habrian de manteuer perfectamente tranquilo el reino de Aragón, libre de toda tentativa conque les españoles trutaran de turbar la acción de las distinadas á operar en Cataluna. Se dedicaron tres batallones de infanteria y los dragones de Napoleón 4 contener 4 los navarros en la izquierda del Ebro, y otros dos, de aquella arma también, a guarnecer los fuertes de Jaca y Venasque manteniendo á la vez la comunicación de Zaragoza con Francia por el puerto de Canfranc, comunicación con la patria, decia Suchet, consuelo de tanta monta para todo hombre y especialmente para franceses. El general Compere quedaria mandando en Zaragoza, on Borja, Tarazona y Calatayud, con cuatro batallones y dos escuadrones, á los que hay que agregar otros dos batallones destinados exclusivamente a guarnecer Calatayud y su convento de la Merced, como posición excelente para rechazar las invasiones de Castilla y mantener la comunicación con Molina, Guadalajara y Madrid. El general Paris permaneceria en Daroca con cuatro batallones, 300 húsares y cuatro piezas de campaña, extendiendo su ocupación hasta Molina de Aragón, cuyo fuerte guarneció con 100 hombres armados con fusiles de grueso calibre y arcabuces, la artillería de parapeto tan recomendada por nuestros clasicos militares. Con Paris operaria siempre combinadamente el general Abbé situado con cinco batallones, 300 coraceros y dos piezas en Teruel para hacer frente à los valencianos, encerrándose, a la necceidad apuraba, en el seminario, convenientemente fortificado y provisto. En Alcañiz y Morella se estableció el coronel Dupeiroux con 1.400 infantes, así para ocupar aquellas poblaciones como para proteger los convoyes dirigidos á Mora y el abastecimiento del ejército situador de Tarragona, el cual podría, además, confiar en que el curso del Ebro desde Mequinenza á Tortosa y la Rápita se hallaba custodiado por dos batallones y 100 dragones que guarnecían á Tortosa, 400 infantes, que vigilaban las bocas de aquel río, y otros 1.200 que se habían situado en Batea, Caspe y la confluoncia con el Sogre.

El plan de defensa estaba perfectamente ideado y a su ejecución se habían comprometido generales que merecían con justicia el aprecio de Suchet quien, á pesar de ser tan considerables las fuerzas que les confiara, podía contar aún con 30 batallones y varios escuadrones, un numeroso cuerpo de artilleros é ingemeros y material de sitio en abundancia, que se deja presumir con recordar que se acababan de conquistar las fortalezas de Lérida, Mequinenza y Tortosa, donde babian caido en poder de los franceses tantas y tan excelentes piezas de artillería y grandes cantidades de municiones de todos calibres.

Todo, así, se encontraba preparado para la jornada de Tarragona cuando, en vez de las notificias que se Macelonald. habían pedido sobre los movimientos que iba á emprender Macdonald para apoyarla, llegó á Zaragoza una carta de aquel mariscal que hubiera podido trastomar plan tan meditado y producir las consecuencias mas funestas para su éxito. Al anunciar la pérdida del castillo de Figueras, pedía el duque de Tarento se le enviaran á marchas forzadas, pues no debía perderse un solo minuto, todas las tropas de Cataluña que

acababan de pasar á las órdenes de Suchet. «Mi querido general, le decía, á nombre de la cosa publica el servicio del Emperador exige imperiosamento y sin la menor demora los más prontos socorros, sin ellos, la alta Cataluña se pier le sin remodio, Rosas, Gerona y Hostalrich no están abastecidas. Las consecuencias de este acontecimiento cruel, enyas circunstancias no conozco todavía, son incalculables.

Con la misma fecha, el general Maurice-Mathieu, gobernador de Burcelona, escribia ai de Lérida otra carta tan apromiante y ai ictiva cemo la de Macdonald y poniendo de manifesto los mismos temores é igual pensamiento do remedio, el de que volvieran à Cataluña las fuerzas que se ha den envado a Suchet, quien de seguro, decla Mathieu, no se negaria à ello

Besolución de Suchet,

La primera de aquellas cartas samo al general Suchet en las más profundas me litaciones. A la natural sorpresa y al contimiento que debía producirle la noticia, sucedieron en su ánimo dudas y vacilaciones bien comprensibles en la dificilisma situación en que lo colocal a tan infausto acontecimiento. No había tiempo á esperar las ór lenes del Emperador ni debía atender à otras consideraciones que à las del deber que le imponían las ya recit i las y, sobre todo, la del mejor servicio en circumstarcia que podrían llegar & ser sumamente transcendentales si no se acertaba en la resolución que habirna de tomarso. Neces tabanse, ademas, quinco ó venite dias para que las fuerzas recientemente incorporadas al ejercito de Aragón pudieran operar junto á l'igneras, trempo que con el transcurrido en la transmis on de la noticia, era mas que sol rado para que los españoles del castulo so reforza-

mn y abastecieran suficientemente, si las tropas existeates en derredor de la fortaleza no lo hubiesen ya impedido. Llegarían, pues, tarde las que se destinaran entonces; y sin órdenes de París, donde se habría sabilo el suceso antes que en Zaragoza y de donde se habia quizas acudido al remedio, pareciale á Suchet aventurado interrumpir la marcha, ya mic.ada, de las operaciones impuestas por el Emperador. Esas razones y varias otras deducidas de la situación de las provincias en que se operaba, ya en el Ampurdán bajo el mando del duque de Tarento que habría de reducir su acción á la del bloqueo de la fortaleza Figueras para lo que aún conservaba medios, ya en Aragón amenazado todos los días de invasiones por sus fronteras, ya, por fin, para el objeto preferente de la campaña, el sitio de Tarragona, que distraería á los catalanes de su empeño contra Macdonald y contra Barcelona y cuya conquista destruiría las principales fuerzas con que contaba el Princ.pado, esas razones, repetimos, decidieron á Suchet á desentenderse de las reclamaciones de su colega y apresurar el comienzo de su jornada á la antigua metrópoli de la España Citerior (1).

<sup>(1</sup> Esa resolución esta minuciosa y perfectamente explicata en las Memorias de aquel general, quien termina así sus
tazonamientos. «Pesados y bien calculados todos estos metivos,
«, general Suchet se decinió á marchar contra Tarragona, sin
que le arredrasen el estado no completo aún de sus preparati
vos ni la distancia á que se encontraban muchos cuerpos, en
marcha á la sazón para reunirse los unos con los otros según
la nueva organ ración del ejército. Principiar, pues, la operación con lo que se haliaba pronto y preparado ya, disponer de
las tropas que se vieran más cercanas y marchar al encuentro

Dejó, pues, arreglados cuantos asuntos habían exigido su presencia en Zaragoza, la administración del país en toda la margen derecha del Ebro, los servicios necesarios para la conservación de las comunicaciones con el ejército que iba á operar en la izquierda, los indispensables de la provisión de víveres, y dictando las órdenes más precisas para la marcha de los cuerpos é individuos que por la premura del tiempo no podía llevarse consigo, se trasladaba el 24 de abril á Lénda, donde el 26 revistaba las tropas de Harispe acabadas de llegar de su expedición á Barcelona escoltando á Macdonald. Se conoce que le que más le había pre-ocupado al salir de Zaragoza, había sido el peligro en que quedaban la frontera de Navarra y el alto Aragón, pues dejó para observar aquellas regiones y proteger

del enemigo, tal fué su resolución, que hiso conocer al Mayor General sin pérdida de tiempo. Pocos días después tuvo la astisfacción de verla, no ya sólo aprobada, el que aplaudida también y elogiada por el Emperador, quien dijo al saberia: He aqui una idea may mahíar.

No se halla sea frase en la correspondencia de Napoleón; pero no sóle sería aprobada la resolución de Suchet sino prevista como la más hábil, porque el 23 de abril se disponía el envío é Baraguey d'Hilliers de un refuerso de 14.000 hombres para el altio del castillo de Figueras, y el 28 sa mandaba ir al Ampurdán á MacJonaki por so seber Buraguey lo que se hacis, se apremiaba el 34 á Suchet para marchar sobre Tarragona, orden que se repetia el 13 de mayo manifestándole el disgusto de ver que dejase dormir tantas fueras como las que tenía es sus manos, no aprovechando las circunstancias para atacar á Tarragona y se extrañaba el 29 que no se oyese hablar de Suchet

El general Suchet hubiera, pues, cometido una gran falta de haberse dejado llevar de las reclamaciones del duque de Tarento.

os establecimientos de la izquierda del Ebro entre Zaragoza y Lérida al general Klopicki con cuatro batallones y 200 húsares, dirigidos principalmente a observar y, en su caso, derrotar á Mina impidiendo su unión con los catalanes del alto Pirineo (1).

El 29 llegaba Suchet á Montblanch, precedido de la Marcha sedivisión Harispe que el dia anterior ocupaba aquella bre Tarragopoblación y su convento, el cual fué inmediatamente fortificado y guarnecido. A su retaguardia iba la division Frére, y acudía por Cambrils la del general Habert que salió de Tortosa. El día 2 se establecía el cuartel general en Reus; el 3 avanzaba la brigada Salme al Francoli cerca ya de Tarragona; la division Harispe ocupaba Constantí cubriendo Frére sus posiciones, y Habert iba adelantando sus tropas á Vilaseca para con las otras fuerzas cerrar las avenidas todas de Tarragona por la parte de tierra. No se hicieron estos movimientos sin oposición de los españoles, que salioron do la plaza en cuanto se supo que se acercaban los franceses con intento, ya manifiesto, de intentar el sitio. Si nasta el 3 se limitaron á observar á los imperiales y an se previnieron para resistir el ataque, temido en res del sitio. momentos, al fuerte del Olivo, el 4, al verlos en la Canonja, Constantí y el mesón de la Serafina, se confirmaron on sus recelos y acudioron á defender algunos atrincheramientos avanzados de aquel fuerte, cuyo i lego y el de la plaza detuvieron por allí á los sitiado-

Prelimina-

Томо х

 <sup>¡</sup>Coincidencia singular Napoleón le hacía decir el 12 de mayo que era necesario dejase la brigada Klopicki para la defensa del país por la parte de Navarra. Si grande era el concepto que el general polaco merecía á su jefe, que elogiaba su ac tividad, su firmeza y talentos, no era menor el que debía al Emperador.

res quiénes, en cambio, ocuparon los reductos abandonados de Loreto y se extendieron hasta la orilla del mar por ambos lados. El 5, los franceses habían cortado las cañerías y el acueducto que surtían de agua 4 Tarragona, é interceptado también las comunicaciones con el resto de Cataluña excepto por el mar, dominado por nuestras naves y las de Inglaterra. Formóse, pues, en derredor de la plaza un gran campo, al que fué acudiendo el material necesario para el sitio desde Lérida y principalmente de Tortosa, cuidan do de que no se retrasara el general Suchet desde Constantí, adonde adelantó su cuartel general, ansioso de gloria y del bastón de Mariscal con que se le quería alentar (1).

Podía darse por bloqueada la plaza de Tarragona y pronto comenzarían los franceses las obras con que aproximarse y emprender el sitio.

Acción de Figueras.

Entretanto, tenemos que volver los ojos al Castillo de San Fernando, bloqueado también y en cuyas inmediaciones se renía una acción tau variada é interesante como tenaz y sangrienta.

Ya hemos expuesto la sensación que había producido la reconquista de aquella fortaleza, así entre los españolos, cuya exaltación patriótica se excitó hasta un grado extraordinario, como entre los franceses Era aquel fuerte su plaza de armas en Cataluña y el depósito general de sus recursos, artilloría, municiones, víveres, caudales, cuanto servía de reserva para

<sup>(1)</sup> La mujer de Suchet que se hallaba en Zaragosa tratan do de atraerze voluntades à fuerza de amabilidades y fleatas, se fué por Jaca y Canfranc à Paris para cuidar, decian, de los intereses de su marido

guerra tan excepcional y comprometida. La falta de vigilancia, causa de pérdida de tamaño interés, tenía que ser corregida por una actividad que, por lo menos, evitara las consecuencias que pudiera producir. Así es que tan pronto como se supo en la guarnición de la ciudad de Figueras y los cantones inmediatos el suceso, pusiéronse en armas las tropas francesas y emprendieron el bloqueo de la fortaleza, procurando aislarla é impedir la entrada en ella de los refuerzos y provisiones con que los españoles procurarían preparar su defensa.

Y, con efecto, el general Baraguey d Hilliers, que mandaba en Gerona, reuniendo cuantas fuerzas pudo allegar en la plaza y los destacamentos próximos, se trasiadó á Figueras. Los españoles por su lado, no sólo acudieron á reforzar á los que dominaban ya el casti llo, sino que, de camino puede decirse, fueron apoderándose de puestos que suponían sin esperanza de auxilio en aquellos momentos de concentración general de las tropas francesas. En camino, repetimos, para unirse á los conquistadores de Figueras, el barón de Eroles se apoderó el día 13 de los fuertes de Castelifullit y Olot, donde cayeron prisioneros más de 500 franceses con 16 oficiales, armas, víveres y municiores. Siguiendo su marcha, llegaba Eroles á Lladó dondo se le incorporaron el 14 y el 15 las partidas que Martinez había dejado fuera del castillo de l'igueras y el regimiento de caballería de Alcántara que conducia su coronel D. Santiago Pierrard desde el Esquirol. Con esas fuerzas, que componían la de unos 2.400 infantes y 84 caballos, avanzó el Barón á Figueras, á cuyo frente le esperaban los franceses sabedores de su

jornada por haber interceptado la carta en que la noticiaba al gobernador del castillo. No fué, sin embargo, aquel contratiempo obstaculo suficiente à detener al caudillo catalan en su resolución de unirse à los sitiados, y, atacando la posición de Tres casas y, ganada ésta, la de la sierra de Puigventós, que tenía el enemigo guarnecida con un regimiento de infantería y dos piezas, se abrió el paso al castillo con grande estrago de los que pretendían interceptárselo.

El comandante muitar del distrito de Palamés ecupaba, á su vez, aquel puerto que los franceses habían evacuado volando sus polvormes é mutilizando la artillería y las municiones que allí tenían. Otro tanto acontecía en la villa de Bañolas, abandonada también por los invasores, que no parece sino que franceses y españoles cifraban sus esperantas de triunfo en la ocupación ó en la defensa del castillo de Figueras, adonde afluían de todas partes unos y otros (1). Los pueblos próximos se apresuraron á enviar al castillo toda clase de auxilios, gente y víveres, que es cuanto podían proporcionar, por lo que se consideraba asegurado en poder de los catalanes sus conquistadores. Lo más importante, sin embargo, era sacar fruto de aquella tan señalada hazaña; y las divisiones que operaban en el Principado debían, reunidas ó en combinación, impedir la reacción que naturalmente intentarian los franceses antes de exponerse á dejar estériles los extraor-



<sup>(1)</sup> El comandante de las fuerzas navales británicas en las costas de Cataluña, participaba que había quemado, arminado é inutilizado completamente todas las baterías y obras del enmigo en San Felíu, Palamós, la Escala, Cadaqués y la Selva, embarcando toda la artillería cogida en elias.

dinarios esfuerzos que hacía tres años andaban haciendo para dominar las provincias catalanas. Mas, por desgracia, si Martínez y Rovira se habían mostrado diligentes en guarmecer el castillo reuniendo hasta 4 000 hombres para su defensa, no lo estuvo Campoverde para completar esa defensa antes de que los franceses, no perezosos en sus intentos de inutilizarla, reunieran medios con que oponerse a los tardíos ya del Marqués, su enemigo El 12 de abril se sabía en Tarragona la ocupación del castillo y hasta el 18 no emprendió Campoverde la marcha al Ampurdán, y al tiempo de su llegada al frente de Figueras, que era el 2 de mayo, leman los franceses sobre 10.000 hombres, de los que 600 de caballería, con que combatirle, fuerza casi igual en número á la suya, aun contando con la guarnicion de la fortaleza que, según acabamos de decir, constaba de 4,000 entre tropa, miqueletes y somatenes.

Era necesario adelantar el combate para que no ilegasen á Baraguey los refuerzos que Napoleón había mandado se le enviaran del Rosellón, de los que se habían puesto en camino desde Montlouis y estaban ya en Figueras 3 000 hombres que había conducido el general Quesnel, y próximos, además, algunos jinetes y artillería procedentes también de la frontera. Podrían llegar otros socorros de Barcelona, de donde Macdonald, que en los primeros momentos había querido salir con una escolta de solos 50 jinetes, no tardaría en llevar un fuerte destacamento. Urgía, pues, no sólo meter en San Fernando artilleros que sirviesen el gran número de piezas que había en el fuerte, sino que aventar también de sus inmediaciones, de la ciu-

dad sobre todo, & los franceses que lo bloquesban. Decidió, pues, Campoverde, después de un detenido reconocimiento, atacar la mañana del 8 al campo francés, bastante débil en cuanto tenía que abrazar el circuito de la fortaleza y las principales avenidas por donde pudieran meterse en ella los socorros. Las guerrillas de Campoverde no hallaren dificultad en arrollar A las francesas de caballeria que las observaban, mientras nuestra división de vanguardia, encaminándose á la población por la carretera general, batía una masa de 200 dragones que, con muchos muertos en la refriega, dejaron más de 50 prisioneros en su poder. El resto de la caballeria enemiga trató de reparar aquel revés, pero también fué derrotada por Sarsfield que, con eso, pudo rodear la población donde se habían metido los fugitivos al abrigo de parte de la infantería que la tenís ocupada y atrincherada. Ya Sarsfield había roto el fuego; y esperando la cooperación del cuerpo de reserva que pidió á Campoverde, se disponía á penetrar en Figueras, en la confianza también de que Eroles entraria por la parte del costillo saliendo de él á la cabeza de 2.000 hombres, cuindo el coronel Pierrard que, con su regimiento de Alcántara, precedía al Barón, dió al general en jefe la moticia de que los franceses pedian capitular. Aceptó Campoverde la proposición y confió al mismo Pierrard el encargo de arreglar el convento mediante instruccionos que le dió verbalmente, mandando á Sarsfield suspender el ataque y á las demás tropas el fuego, roto poco antes en toda línea. Si al Marqués, menos confiado ante una propuesta hecha por fuerza tan numerosa y respetable, por consiguiente, como la enemiga que tenía enfrente, hubiera vigilado con la atención que merecía la marcha de las negociaciones y mantenido á su tropa siempre alerta y amenazando con su acción á la menor dificultad que se opusiera ó á la dilación más breve que se ofreciese, podría disculpar su pronta condescendencia: nadie la hubiera criticado. Pero no resulta exacto el que observara los dos campos, según afirma en su parte al Gobierno, sino que, por el contrario, entregándose á la satisfacción de tan fácil triunfo, cayó en el lazo que le tendía Baraguey d'Hilliers quien, á pesar de no saber lo que se hacía, según la frase de Napoleón, supo engañar á Pierrard y á Campoverde entreteniéndolos el tiempo que necesitaba para que sus tropas se unieran y combinaran su acción (1).

Transcurrían las horas, la negociación no acababa y algo debió traslucir Campoverde cuando envió al general Baraguey un parlamento manifestándole que, a no concluía pronto la capitulación, volvería á atacarle. Pero el francés había terminado la maniobra que su mala fe le tenía inspirada desde que temió verse arrollado y en la precisión de rendirse en Figueres, y contestó á la intimación del Marqués rompiendo el fuego con las tropas que antes gobernaba y las nuevas que corrían en su socorro Había, con efecto, llevado á un olivar inmediato á la población y á sus espaldas y flanco, una fuerte columna de cerca de 3.000 hombres con seis piezas, con la que se conside-

<sup>(</sup>i) Pierrard era un emigrado francés como tantos otros de la época revalucionaria que se habían acogido á España y pelesdo, siempre valientemente, en las filas españolas durante la guerra de 1793 á 1795 y después en la de la Independencia. Sin ambargo, como francés, no vería sin gusto una ocasión como aquélla, en su concepto, así es de creer, humanitaria.

ró, y con razón, á cubierto de cualquier ataque. Cierto que hubo de quedar sin cubrir un lado de la línea de contravalación establecida para el bloqueo de la fortaleza, por donde se pudo meter una parte considereble del convoy y de la fuerza destinada á la guarnición, pero también se pudo dar por fracasado el intento de hacer levantar el cerco y escarmentar por mucho tiempo a los que lo habían puesto.

En vano Sarsfield y Eroles en combinación atacaron el pueblo con varias columnas, porque, al entrar en él, se vió el primero asaltado por su flanco derecho, y hubieron los dos de retirarse, cada uno por su lado y con graves pérdidas, causadas principalmente por la artillería y por los dragonos que so cebaron en los que más se resistían á abandonar la que dos horas antes creían presa de su ardimiento.

Algo se había conseguido transcendental para la ulterior defensa del Castillo, que así se halló con artilleros para las piezas en él montadas y algunos víveres con que prolongarla; pero las bajas sufridas fueron muchas, como que ascendi ron á una cifra próxima á la de un millar entre muertos y heridos, no pasando de 700 la de los franceses Campoverde, con eso, Eroles, Rovira y otros de los jefes más caracterizados de los voluntarios catalanes hubieron de volver á sus anteriores posiciones de la Montaña, sin siquiera llevarse los prisioneros hechos en la fortaleza el día de su reconquista.

El Marques, desgraciado en su empresa del Castillo de Montjuich y desgraciado en la acción de Figueras, en uno y otro caso por excesiva credulidad y falta de la previsión más necesaria en los accidentes de la guerra, volvió á Tarragona, donde le llamaba con urgencia la situación de Suchet en las inmediaciones de aquella plaza. No pudiendo verificarlo por tierra, interceptadas como ya estaban las avenidas de la plaza con las columnas del sitiador y las obras que éste haba comenzado, Campoverde se embarcó en Mataró con 4 000 infantes y varios efectos de guerra, llevados, primero, á Sitjes, donde quedó la mitad de aquella faerza, y luego á Tarragona, en 50 velas que convoyaron el navío Blake de la marina britanica, una fragata y un bergantín. Sarsfield con 2.000 infantes y sobre 1 000 caballos se dirigió al territorio de sus últimas operaciones, procurando, como veremos pronto, interceptar las comunicaciones de Suchet con Lérida.

El Ampurdán quedó por el duque de Tarento que, al trasladarse desde Barcelona á Figueras, reconocer la falta absoluta de un tren con que acometer el sitio de la fortaleza, y no siendo atendidas sus reclamaciones para que se le proveyese de él desde Francia, se limitó á ordenar el bloqueo más riguroso, esperando del aislamiento y el hambre de los situados lo que comprendió no conseguirían las armas (1)

El marqués de Campoverde halló la plaza de Tarra-Situación de Tarragona

<sup>(1)</sup> Dice en sus Memorias » Fué, pues, necesario limitarse se poner el cerco y estrechar la fortaleza con obras de fortificación, armándolas con artillería de campaña, no para batirla sino para rechazar las salidas y la llegada de socorros. Me acordé del famoso sitio de Alise é hice emprender trabajos saálogos según cada localidad»

Y añade por nota «Alise ó Alesia, sitiada por César y defendida por Vercingetorix» Esto, suponiendo en sus lectores la ignorancia más supina.

<sup>(</sup>Culdado si se necesita tener tupé, como vulgarmente se dica, para tal comparación en general tan infeliz como Macdo nald en aquella campaña:

gons en una situación bien difícil, por el asedio que se la había puesto y las condiciones políticas y militares en que se vela después de las recientes tristismas jornadas de Montjuich y el socorro del castillo de Figueras. Después de tres años de guerra en que se estaba considerando aquella plaza como el Puladium del principado catalán, punto de concentración de sua recursos militares y de comunicación con la parte libre de la Península, con Cádiz, principalmente, y, así, con el mundo todo libre de la acción napoleónica, parece que debieran sus autoridades haber cuidado más de ponerla á cubierto del riesgo que bien se veia amenazarla. Ocupada é inmediatamente abandonada por Chabrán en su expedición de mayo de 1808, había sido después objeto de los pensamientos de Napoleón para el dominio de Cataluña y de codicia para sua generales. Si importaba tener antes á Gerona por sus comunicaciones entre Barcelona y Francia, igual é mayor interés ofrecia Tarragona luego, que si la primera de aquellas plazas significaba, mejor dicho, debía significar el dominio de un territorio tan vasto, rico é influyente en la suerte de la guerra por lo fronterizo y por las circunstancias de su costa, la segunda, esto es, Tarragona, representaria, una vez ocupada, el aislamiento de los indomables catalanes, así de sus compatriotas del interior, aragoneses y valencianos, como de los que, imperando en el mar, hallarían cerrada la puerte por donde introducir entre sus protegidos los recursos que éstos pudieran necesitar para continuar con fortuna una lucha que á ellos también les interesaba mucho. Por eso, repetimos, recomendaba tanto el Eczperador la posesión de Tarragona, a Duhesme en un

principio, á Goubión-Saint Cyr después y á Augereau, y abora á Macdonald y Suchet, confiándola al que le ofreciera mayores probabilidades de realizarla feliz é inmediatamente.

Y, sin embargo, ni la Junta Superior de Cataluña ni los generales encargados de dirigir la guerra habían puesto la atención ni el esmero que merecia la defensa de aquel importantísimo baluarte de la independencia española en región tan privilegiada. Las escisiones políticas en aquella tan asendereada y variable corporación, y el ansia, aunque generosa, mal entendida, en los delegados militares de brillar por su valor y sus talentos en las operaciones ofensivas, habían hecho olvidar que el poder hasta entonces no contrarrestado de sus enemigos en Europa acabaría por dirigir sus miras y sus esfuerzos sobre un punto que nunca se habia tenido ni podía considerarse como inconquistable.

Tarragona, la hermosa ciudad base de las operaciones militares de los romanos y de su ocupación la ciudad y secular en España, emporio también de su comercio y puerto de donde comunicabán con la metrópoli, con rastros hoy elocuentísimos de su anterior magnificencia, de su floreciente estado de cultura y de su fortale-28, por fin, desde los tiempos más remotos, no correspondía, como acabamos dé decir, á condiciones tan gloriosas al asomar los franceses á sus muros en 1811. De su antigua y numerosa población, acrecida con el mmenso presidio de las legiones destinadas á mantener la ocupación romana para acudir allí donde se tratara us sacudirla ó negar la obediencia á los delegados consulares ó imperiales que tan despóticamente la exigian para satisfacer sus rapaces y sanguinarios instintos,

había Tarragona reducídose á ciudad de segundo orden, en el administrativo moderno, y á mediana plaza de armas, obscurecida por las de Barcelona y Tortosa. que significaban el dominio del Principado, aquella, y la comunicación principal y expedita, ésta, con el interior de la Península y su costa de Levante. Hasta su importancia comercial se había, puede decirse, que anulado, desapareciendo su tráfico con las tierras lejanas que baña el Mediterraneo, Italia, Grecia, el Asia menor, el Egipto y el Africa, limitado ahora á la extracción de los frutos de su feracismo territorio 🛦 paises próximos y no visitados de las naves de otros más industriosos y activos Era, en una palabra, y sigue aiéndolo, ciudad, no sólo decaída de su antiguo esplendor, templo en ruinas con las de monumentos los más soberbios de remotas civilizaciones, hoy admirados de los sabios, sino de población escasa, reducida á poco más de 10 000 habitantes, de más escaso comercio y, lo que tanto importaba en aquellos días, con fortificaciones ni bien entendidas ni acabadas.

Divídese en dos partes. La ciudad alta, la antigua, la nobilísima metrópoli de la España citerior, fué cerrada, primero, con munas ciclópeos de los que causa la mayor admiración lo que de ellos queda, amenazado, aun así, de bárbaras profanaciones. Reforzada luego con recinto mejor entendido, hecho con cemento romano y torreado para la defensa de sus vetustas inurallas, fué reformada en los tiempos modernos con los adelantos del arte polémica, gradual y sucesivamente aplicados según las ocasiones á que la han llevado tanta y tanta lueha exterior ó política como de que ha sido escenario. La ciudad baja, arrabal cons-

truído en la orilla del mar y tocando al puerto, asiento de la industria y del tráfico que por él se hacen, no tenía antiguamente otra importancia que la de aquel medio de comunicación con las regiones mediterráneas, comunicación, eso sí, militar, política y comercial. Ahora las dos ciudades formaban un sólo sistema que, en su concepto militar, constituía una vasta plaza de armas, sin los elementos, empero, que la hicieran lo que los catalanes de la guerra de la Independencia cándidamente creían, una fortaleza inexpugnable

Ese sistema de fortificaciones afecta la forma de un vasto paralelógramo que cae en anfiteatro desde una altura de más de 60 metros, á que se eleva el lado superior, escarpada y de roca durísima, hasta el mar. Acantilada también y áspera en el lado oriental y en el que mira al Sur, va en descenso bastante suave al Oeste hasta hundirse en la parte del puerto y en la margen izquierda del Francolí, donde terminan las fortificaciones entre tierras de labor que favorecen notablemente su ataque El recinto de la ciudad alta es continuo, pero sin fosos en sus cortinas y baluartes.

Está cubierto su lado oriental, aunque en situación muy avanzada, por los dos pequeños reductos que antes citamos, abandonados de los españoles, y por una línea de fuertes, precedidos de camino cubierto, que vierra todo el frente hasta el mar barreando la carretera de Barcelona en terreno siempre rocoso y dominado, además, por un reducto avanzado que la flanquea y bate también la parte de costa en que se levanta.

El frente septentrional está del mismo modo cubierto por dos grandes lunetas, especie de guardias avan-

zadas vigilando el terreno menos accidentado pero inmediato y flanqueando su lado izquierdo, el cual está también precedido de rebellines con camino cubierto para uniz las fortificaciones de la ciudad alta con las de la baja, más necesitada de defensa. Pero la del lado Norte, que estamos describiendo, consiste principalmente, más que en su posición elevada y en su suelo de roca, en una obra avanzada 🛦 la distancia de 800 metros, tan fuerte como importante. El fuerte del Olivo, construido en el extremo de una meseta de rocas de 70 metros de elevación sobre el nivel del mar, tenía la figura de un hornabeque irregular de 500 metros de periferia, bastante bien adaptada á su asiento. Hallábase circuido de fosos anchos de 12 metros y profundos, cortados á pico en la roca y precedidos de un camino cubierto pero sin terminar. La parte de su derecha, inacabada también, estaba tan sólo defendida por un áspero escarpe de nueve á diez metros de altura.

La gola era abierta, tal sólo defendida por una galería aspillerada, con muro de empalizada cubriendo dos puertas cuyo ingreso obstruían dos pequeños redientes, pero más defendida aún por los fuegos de la plaza y particularmente por el de las grandes lunetas á que antes nos hemos referido. En el interior del fuerto se levantaba un reducto de tierra y empalizado, también de figura de hornabeque, con un caballero armado de tres piezas acasamatadas que batían con su fuego la meseta y los pliegues del terreno que la forman hacia aquella parte. El fuerte todo estaba armado con 47 piezas y solía tener más de 1.000 hombres de guarnición, datos que revelan más que nada sus

proporciones y su importancia para la defensa de Tarragona.

La ciudad baja estaba protegida en su parte más vulnerable, la del Francolf, por el Fuerte Real, pequeno reducto cuadrado, con baluartes pero sin fosos ni camino cubierto, rodeado de una línea de baluartes, si inmediatos algunos y cubriéndolo, extendiéndose los demás hasta el puerto. En la desembocadura del Francolí y en su extrema izquierda, había un pequeño fuerte, con el nombre mismo del río, cuya misión consistía en asegurar á la plaza el aprovisionamiento de agua dulce cuando se impidiese el de la que llevaba el acueducto, y proteger el puerto y su servicio. El fuerte del Francolí se unía al recinto de la ciudad baja y á la línea de baluartes que acabamos de mencionar, por otra paralela al mar, protegida á su vez por una luneta. la del Príncipe, una media luna, la del Rey, y una cortadura de 80 metros próximamente mirando al puerto, en cuyo muelle también se habían establecido dos baterías con fuegos sobre las golas de aquellas obras y sobre la margen derecha del Francolí (1).

Estos eran los elementos materiales defensivos de la plaza de Tarragona, si bien descuidados, ya lo hemos dicho, por la incuria de unos y la excesiva confianza en otros, empeñados en que, abiertas las puertas del mar, nunca les faltarían medios para hacerla inespugnable. Más de 300 piezas de artillería montadas en las murallas del recinto y en los fuertes exteriores; una guarnición que podía aumentarse según las exigencias del sitio, si entonces de 7 á 8.000 hombres, de 12 ó

<sup>(1)</sup> Véase el atlas del Depósito de la Guerra.

más miles cuando se quisiera ó se necesitase; grandes depósitos de municiones y de víveres siempre frescos; una provincia enfrente, dispuesta á cooperar á la defensa por medios directos ó indirectos, y el espectáculo, constantemente á la vista, de las naves inglesas, cuya bandera significaba todo género de socorros en hombres, objetos de guerra y dinero, eran, en efecto, elementos materiales y morales muy propios para exaltar el ánimo de los defensores, aun cuando éstos no fueran españoles no rindiéndose nunca sino al hambre y la peste en la defensa de sus hogares, fortificados ó no.

Constituían la guarnición tropas de todas clases, del ejército regular, de voluntarios catalanes y aun de vocinos de la ciudad. Con los refuerzos sucesivos que la fueron elevando hasta alcanzar una masa de 10 á 12.000 hombres á veces, reunía en los últimos días del mito sobre 8.000 infantes de los regimientos de Valencia, Saboya, América, Granada, Santa Fe, Almoría, Almanas é Iliberia y los batallones de Voluntarios ligeros de Zaragoza, Gerona y Tarragona. Había además artilleros, aunque no los suficientes, algunos zapadores, y cerca de 2.000 voluntarios del país y guardias de los respectivos generales

Gobernaba la plaza y el cantón en que está enclavada el general D. Juan Caro, acreditado ya de bravo en Cataluña, quien, á la vista el enemigo, dirigió á los Catalanes y á los Jefes, Oficiales y Soldados de la guarnición dos proclamas, tan intencionadas y enérgicas como oportunas y hábiles. «Ha llegado el caso, decía á los catalanes, de haceros saber de una vez para siempre mi determinación.—Entre vosotros no me rindo jamás á ninguna fuorza — No admito tratados, inteli-

gencias y explicaciones. — Todo parlamentario será recibido con fuego en todas las avanzadas y puestos.-No habrá juntas más que para aumentar la defensa, pues no tengo que tratar ni necesita consejo mi deber y mi resolución de defender á cualquier costa hasta morir. - Confiad en mi protección y en mi firmeza. >

Suchet, pues, comprendió al momento las dificultades que tendría que vencer para la conquista de Tamagona, y después de los primeros choques al acercarse al recinto y reconocerlo, se preparó á, dando al olvido sus jactanciosos proyectos tan rudamente escarmentados en Valencia, emprender un sitio metódico y, de consiguiente, pausado, pero enérgico y decisivo.

Disponía de 29 batallones y 10 escuadrones, tropas de artillería é ingenieros; 20.000 hombres en todo, un tren de sitio de 102 piezas de todos calibres y el material necesario para cuantos trabajos pudieran exigirse en el ataque de las fortificaciones de la plaza Esas fuerzas estaban organizadas en tres divisiones de infantería, al mando, segun sus números, de los generales Harispe, Habert y Frére; una de caballería á las órdenes del general Boussard, artilleros y tren que regia el general Valée, y los ingenieros dirigidos por el general Rogniat, jefes todos experimentados y de reputación indiscutible en el ejército francés (1)

La situación de esas divisiones y la de los cuerpos que las componían iba dirigida á aislar la plaza por la operaciones del sitio. parte de tierra, constituyendo, para mejor conseguirlo, tres campamentos que se diesen la mano por medio de avanzadas, grandes guardias y trincheras que

Véanse los estados de fuerza en el Apéndice n.º 7. Томо х

se comenzaron á construir desde el primer día de la llegada de las tropas al frente de Tarragona. La división Harispe, la primera en batirse con nüestras avanzadas, se estableció frente al fuerte del Olivo, teniendo para cubrirse y como vanguardia la brigada Salme. La división italiana, que ya hemos visto que formaba parte de la de Hanspe, prolongó su movimiento por la izquierda mientras se batía. Sa.me, y se situó sobre Loreto y El Ermitaño, interceptando los caminos de Valla y Barcelona y extendiéndose hasta el mar. El general Frére se aproximó al Francolf, estableciendo un regimiento, el 1.º de infanteria ligera, en la margen izquierda para que se diese la mano, repetimos, por un lado con él, y por el otro con la división Habert que completó la ocupación de la derecha de aquel rio y el cerco con fuerzas que se situaron junto al mar, á la vista del puente y del fuerte que, con el nombre ambos del Francoli, constituyen el extremo del lado occidental de la plaza. Situado así el ejército francés, podía darse por establecido el cerco, hecha la que malamente suele llamarse embestidure de Tarragona.

Había que fijar el plan de ataque, y después de una detenida discusión, según dice Suchet en sus Memorias, con los generales Valée y Rogmat, ocupados varios días en forjarlo, se convino en emprendor el sitio por la ciudad y el Francolí. «Las obras, dice el célobre general, que el enomigo tenía allí construídas con tanta profusión, se presentaban en punta, de modo que cifiéndolas bien, quedábamos en gran parte como á cubierto de muchos de sus fuegos. Este ataque, además, que debía impedir por el pronto á los sitiados el llegar hasta el Francolí y poco después el uso del

puerto, nos daba la esperanza de dejarlos luego reducidos al agua salobre de los pozos y de hacer más dificiles sus comunicaciones con la escuadra inglesa »

Era, pues, un plan doble por el que emprendía Suchet el sitio; el de las armas buscando el camino en su concepto más facil y económico de sangre para sus tropas, y el de la sed y el hambre para que los sitiados, privados de todo socorro exterior, se debilitasen con aquel azote y con el espectáculo de sus camaradas y protegidos de la ciudad Porque Suchet, al acordar aquel proyecto cruelmente hábil, se había ya adelantado á aumentar la población imbele de Tarragena. Y opor qué medio? Pues envió desde Reus y Vilaseca cuantos heridos de los combates anteriores y cuantos enfermos halló en los hospitales, sin permitirles llevar consigo efecto alguno, ni siquiera ropa, para así aumentar la población doliente y producir en la sana la debilidad que causa el aspecto de tanta miseria y el temor de un porvenir semejante (1) Suchet olvido en varias ocasiones que peleaba con españoles á pesar de haberlo becho en las calles de Zaragoza.

Pero aun fijándose en el ataque por el Francolí y aun comprendiendo que era imposible el del frente septentrional, así por su extensión y los fuertes que lo cubrian como por el áspero escarpe en que se alzaba, y no menos dificil el del oriental por circunstancias muy parecidas, Suchet y sus ingenieros pensaron para día próximo también y oportuno, el ataque y el asalto y ocupación del fuerte del Olivo. Convenientísima era

<sup>(1)</sup> Socorridos con todo lo preciso, se les embarcó, y bien pudo preverlo Suchet, para Sitjes, Mataró y otros puntos ilbres entonces de la ocupación francesa.

esa operación por cualquiera parte que se atacase la ciudad, indispensable hubiera aido de elegir los frentes del Norte y especialmente el del Este; pero, al tomar el occidental por objetivo, era, por lo menos, muy útil aprovechar la primera ocasión y, sobre todo, la más propicia para verificaria.

Como principio á la ejecución de tan meditado y discutido proyecto, el general Rogniat hizo, la noche del 7 al 8 de mayo, trazar en la orilla derecha del Francoli y á 1 200 metros del fuerte de este mismo nombre, un gran reducto que, armado con dos cañones de 4 24, sirviera de apoyo para rechazar cualquier desembarco por aquel lado y para proteger las baterías que el célebre ingeniero se proponía construir en la costa Aquella obra provocó el fuego de algunas lanchas, el cual resultó inoficaz por haberse cubierto bastante los trabajadores franceses en la noche y por estorbarlo no poco al viente levante que había saltado el día 9. El 10, al entrar Campoverde en Tarragona, el reducto estaba terminado; y, recio ya el temporal, las lanchas no pudieron, no ya destruirlo, ni aun incomodar à los que lo guarnecian.

Así transcurrieron los días siguientes sin que las lanchas ni el navío Blake, que se acercó á la costa, lograran interrumpir las obras que iban los franceses extendiendo, por la orilla del mar, para construir baterías que hostilizasen á la escuadra, y, á lo largo del río, para desenfilarse de los fuegos del Olivo. Era, sin embargo, urgente á los sitiados el suplir con alguna salida la ineficacia de las naves y la de la artillería de la plaza. Se hacía esto tanto más preciso cuanto que en la noche del 13 al 14 se adelantaron los franceses á

atacar dos fuertecillos que los españoles estaban construyendo en dos eminencias fronteras al Olivo. El general Salme con varías compañías, dirigidas por dos capitanes de ingenieros á quienes seguían unos 400 trabajadores, atacó aquellos atrincheramientos que el coronel D. Tadeo Aldea defendió val entemente hasta que, comprendiendo la mutilidad de sus esfuerzos ante el número, por momentos creciente, de los enemigos, creyó deber abandonarlos (1) Pocas horas después las obras comenzadas allí se reformaban para volverse contra el fuerte del Olivo, desde el que no sin razón calcularon los sitiadores se trataria de recuperarlas. Con efecto, mientras 800 infantes seguidos de 200 zapadores á las órdenes del teniente coronel D. Edmundo O'Ronan, verificaban en el Francolí un reconocimiento apoyándose por su izquierda en las fuerzas navales y por la derecha en otros 500 peones, 100 caballos y 2 piezas que, como el todo de la operación, gobernaba el general San Juan, salía del fuerte del Olivo el coronel Aldea con la orden de recuperar los atrincheramientos aquella noche perdidos. Los imperiales del reducto levantado en la margen derecha del Francolí lograron defenderse hasta la llegada del general Habert que acudió en su auxilio é hizo retroceder á los nuestros, y los de los fuertes fronteros al del Olivo rechazaron también á la fuerza de Aldea que, dividida en tres columnas, los atacó, dejando en las trincheras tres bravos oficiales que las guiaban al combate con las banderas de sus batallones en alto. El enemigo,

<sup>(1)</sup> El general Salme, annque otra cosa digan Suchet y su compatriota Belmas, llegó á reforzar el primer ataque, resistido por Aldea, con 2.000 hombres poco más ó menos.

con pretexto de socorrer á nuestros heridos, quiso entablar plática y tratos con los del fuerte del Olivo á fin de sondear sus disposiciones de ánimo, pero no obtuvo otra contestación que insultos y tiros.

Desde abora exclama Suchet en au escrito; desde abora, pues, hubimos de conocer que seria soberanamente infructuosa toda proposición de capitular antes ó durante el sitio mientras los espíritus se mantuvieran en estado de tal exaltación».

Y no fueron, no, esos dos combates los solos de aquel día; porque, sin combinación ó acuerdo previo, pero oyendo, sin duda, el fuego tan sostenido en ellos, se llegaron sobre 600 somatenes á Cartillar, donde atacaron un reconocimiento que estaba haciendo una fuerza considerable de italianos que lo hubieran pasada muy mal si Palombini no hubiese destacado en su auxilio un cuerpo numeroso de dragones mientras él acudía personalmente á rechazar la salida que, al ruído de aquel choque, hicieron los sitiados por la puerta de Barcelona.

Salida del 18 de mayo.

La salida, sin embargii, que llegó á tomar las proporciones de una hatalla, sué la verificada el día 18 por la mañana. Tenía por objeto la destrucción de la trinchera, el principio de cuya labor hemos recientemente indicado, abierta en la derecha del Francolí para desenfilar las baterías que estaban construyendo, del fuego del Olivo. Fuerzas considerables de la guarnición, que los franceses hacen elevar á la de 6.000 hombres, cruzaron el Francolí al rayar el alba. Una parte de ellas, á las órdenes del general San Juan, atacó la trinchera llevando á su derecha tropas de Iliberia con su teniente coronel D. Rafael Casterec á la

cabeza, á la izquierda, al coronel D José Canterac con más fuerzas y alguna de caballería, y en el centro y como en reserva con dos piezas y 250 zapadores, al sargento mayor D. Bruno Gómez con la misión de reiorzar los flancos si convenía y, en su caso, sostener la retirada. Las alas entraron en la trinchera salvando las dificultades que ofrecía el ser cauce de una acequia; y mientras los zapadores se ocupaban en destruirla, las demás tropas entablaron el combate con dos batallones franceses que, socorridos por otro, también enemigo, trataban de rechazarlas. Los tres batallones franceses huían ya derrotados dejando la trinchera y el campo de su espalda cubiertos de muertos y bendos, cuando, acudiendo el general Habert con cuantas fuerzas de su división pudo reunir, hubieron los nuestros de emprender la retirada, oportunamente dispuesta por el marqués de Campoverde que asistó al combate Decimos oportunamente dispuesta, porque, como era de esperar, los franceses avanzaron á la camera para castigar la osadía de nuestros soldados; pero no sólo tenían que vencer la pertinacia de los que habían formado las columnas de ataque, sino de arrollar la reserva que les salió valientemente à su encuentro La artillería española, dirigida por el teniente coronel D. Manuel Zara, los recibió con una lluvia de metralla, y la fusilería de Gómez con un fuego graneado á medio tiro que los contuvo en su avance y acabó por rechazarlos á sus anteriores posiciones (1). Bien puede graduarse de batalla una acción en que

<sup>(1)</sup> Suchet y Belmas, con él, dicen «Empeñése un combate saugriento, en el que el impetuoso arrojo francés hubo de luchar contra toda la obstinada terquedad española »

jugaron las tres armas y fué presenciada y, lo que es más, dirigida en momentos por los generales en jefe de las tropas beligerantes (1). La salida costó á los nuestros 43 muertos y 175 heridos, bajas que, por ser superiores á las atribuídas por Suchet, demuestran la verdad de la versión oficial española, y á los franceses 150 entre muertos y heridos, según aquel general, y en el número de ellos el coronel Rouelle, el comandante Alexandre y el teniente Elie, tenido por hombre de un valor extraordinario. No faltaron tampoco en nuestro campo oficiales y soldados que, al ganar la trinchera y correr la llanura por donde huían los franceses, se distinguiesen por su resolución y denuedo, brillando, sin embargo, entre ellos una mujer del pueblo, amazona armada de un fusil, más dispuesta, á lo visto, á manejarlo que á suministrar á la tropa el pan y el aguardiente con que debería haber salido de la plaza. Era conocida por la Rossa ó Rubia á causa del color de sus cabellos, y más bien por La Calesera ó La Mesonera de la Rambla, de la que dice un convecino suyo de Barcelona que «ceñida la canana y usando de su fusil como pudiera hacerlo el más robusto y diestro soldado, avanzó con las guerrillas, logrando dar muerte á un oficial y herir á varios soldados». ·Fué, añade, por su grande esfuerzo y laudable entusiasmo, premiada con la charretera de subteniente. > (2)

Suchet y tembién Belmas dicen que el primeramente citado acudió al combate dirigiendo la caballería francesa.

<sup>(2)</sup> La Gaccia del 18 de junio, al transcribir el diario del sitio, dice que la Calesera de la Rambla tuvo la gloria de matar 2 enemigos.

La presencia del marqués de Campoverde en Tarragona se hizo notar entonces á españoles y franceses por la actividad que impuso á las operaciones de la defensa. Desde el día de su desembarco no cesó uno solo en disponer reparos, hacer salidas y reclamar del Gosierno y de las autoridades de los distritos más próximos los refuerzos y recursos que crefa necesarios para prolongar, si es que no le era posible hacer levantar el sitio Una lucha, sin embargo, le era preciso sostener de muy otro género, la lucha de atribuciones y aun de rivalidades con la Junta superior del Principado. No era solo de entonces sino que venía entablada desde el principio de su mando, débil, suponemos, por la manera con que se había apoderado de él, para con un cuerpo que, como elegido en un país con aspiraciones siempre autonomistas, creía deber dirigir sin cortapisa alguna los asuntos más árduos, lo mismo que los de la administración, los de la guerra y la política.

Esa Junta dió aquel mismo año, después de la pérdida de Tarragona, un manifiesto en que aparece en del Principa toda su desnudez la discordia que ardía entre su autoridad y la del general en jefe del ejército de Cataluña.

Si antes del sito de Tarragona y á causa de los disturbios de que arrancó la elevación del marqués de Campoverde al mando supremo en el Principado, tuvo poca influencia esa discordia en las operaciones de la guerra por carecer de importancia decisiva las ejecutadas contra los franceses, no fué así al ser reconquistado el castillo de Figueras, aun siendo suceso tan próspero, y menos al ver tau reciamente acometida la plaza que la Junta decia ser el único apoyo que queda

La junta

ba à la libertad de Cataluña (1) Así en la obra patriótica de preparar la defensa antes de que se acercara à ella el general Suchot, como, una vez sitiada, en la de cooperar à la acción militar facilitando los recursos de fuerzas, material y fondos con que hacerla efectiva y felia por los medios de que dispusiera por su carácter y atribuciones, la Junta atendió, como à ézo, à inmiscuirse en las exclusivas del general en jefe, único responsable ante el Gobierno y unte la representación nacional del éxito ó del fracaso de sus operaciones

Con decir que oficiaba al Marqués «para que no rólo proveyese la plaza de Tarragona de un buen gobernador, y de buenos jefes á cada uno de sus fueries, sino que también le diese conocimiento de los que hubiese nombrado, no menos que del estado de defensa, y de los pertrechos de guerra, para procurar los que pudiesen necesitarse», se comprenderá hasta dónde quería aquella corporación extender la esfera de sus atribuciones. No resistió Campoverde esa pretensión en todo lo que debía, contestando haber fiado el gobierno militar de Terragona al coronel D. José Gonzalez y el político de toda la población exterior al también coronel D. José Canaleta: «mas el mando de los fuertes, respondió, que lo confiería á los militares que reunieson las cualidades necesarias á llenar el objeto. En cuanto á los demás objetos de la comunicación de la junta, el Marqués hizo caso omiso del punto sobre el estado de defensa de la plaza y pertrechos de guerra existentes en ella, no muy satisfactorio aquéi

 <sup>«</sup>Manifiesto de la Junta Superior de Catalufia, sobre la pérdida de Tarragona y sus resultas an el primer Exércitos.

Y si esto se hacía el 10 de enero, ¿qué no sería después de la desgraciada acción del 3 de mayo en que Campoverde había sido batido en Figueras teniendo ya la victoria en sus manos?

Las representaciones de la Junta menudeaban con el silencio de Campoverde respecto de algunas de ellas; pero contestada la del 19 de enero en términos que no satisficieron á los señores de aquella corporación, reprodujeron en la del día 22 los razonamientos antes expuestos, añadiendo los que en su concepto les da-

n derecho para reclamar los datos pedidos. Reconociendo en el Marqués, como general en jefe de aquel ejercito, la responsabilidad de la defensa del Principado, invocaba, sin embargo, la Junta el reglamento de la Central, que precisamente la negaba el derecho que pretendía mantener en sus escritos. Porque lo que concedia á las Juntas provinciales era el pedir de oficio, ó por los medios que estimaran oportunos, todas noticias à los Tribunales, Obispos, Intendentes, Correvidores, Cuerpos, Autoridades, Jueces y personas de cualquiera condición que fuesen; esto es, á todos menos á los generales en jefe, á quienes era imposible que gobierno alguno no dejara libre de toda traba, absolutamente libre y expedita su acción en las operaciones de la guerra, de que, por lo mismo, podría exigirles la más estrecha responsab.lidad (1). Son justísimas las providencias y reclamaciones que tomó é hizo la Jun-

<sup>(</sup>I) Entre otras, comete la junta de Cataluña una contradic ción notable. Dice en la página 4.º que proporcionó á la guarnición de Tarragona tal abundancia que sería seguramente in creible en medio de la penuria del dia, y en la 6.º expone haber pedido al almiranté inglés despejase la costa de los corsarios

ta á los pueblos y particulares para el aprovisionamiento del castillo de Figueras después de reconquistado; son sumamente laudables y demuestran su patriotismo y el esmero con que atendía a la defensa dentro de sus atribuciones, pero en la de la plaza de Tarragona hay que dar la razón al marqués de Campoverde por su silencio, á veces, y por sus severas réplicas, en otras

Llegan por fin à actuar el General y la Junta en el recinto de Tarragona ya sitiada por Suchet; y si con tinuó la Junta dirigiéndose al almirante, á los capitanes generales de las provincias limítrofes y al Gobier-, no en demanda de socorros en hombres, municiones de boca y guerra, y de caudales también, no consiguió que el general Caro la atendiese en sus reclamaciones y consejos que se extendían á requerirle para que retuviese un convoy destinado á Cádiz por hacer falta en la plaza los marineros que llevaba, para el servicio de la artillería, así como á enviarle una comisión con la de recomendarle un desembarco en la derecha del Francoli y una salula de la plaza para, en combinación, destruir las obras de la zanja ó trinchera que hemos dicho construyeron los sitiadores á lo largo de aquel río. Parece que Caro no recibió como ellos creían merecer á los comisionados de la Junta que trataban de imponérsele en las disposiciones que sólo á él ∞rrespondía tomar, y hasta amenazóles con dejar su

enemigos que intentasen privar á aquella plaza de los socorros que la mar podría facilitarle, ya que no podia esperar los suficientes del intercor del Principado, en gran parte ocupado ya por el enemigo, y agotado en lo restante por las continuas incursones y saqueos

cargo. Agriáronse, con éso y con oficios posteriores, las relaciones entre ambas autoridades, máxime cuando la Junta reconocía su falta de medios para proporcionar todo lo necesario á la defensa de Tarragona, «porque ni los hallaba en la provincia, que no los tenía bastantee, ni aun quando los hubiese tenido, le era fácil á la Junta conseguirlos, careciendo de fuerzas para hacerlos aprontar. >

Y entonces, opara qué tal alharaca de imposiciones en la acción militar á la manera de los comisarios franceses en los ejércitos de la Revolución?

Llegó en esto á Tarragona el marqués de Campoverde, en quien no debió hallar la Junta mejores disposiciones que en el general Caro; porque, pretestando la ineficacia de sus órdenes dictadas dentro de una plaza situada, la mayor facilidad de auxiliarla con víveres y dinero desde fuera, y la práctica de no encemarse en las fortalezas las demás Juntas del Reino, se embarcó la de Cataluña el día 18 dejando en Tarragona una comisión de su seno, compuesta de tres vocales y un secretario, con delegacion de todas sus faculta- el interior. des en la plaza. Pocas horas después llegaba la Junta en la fragata morcante Mercedes à Villanueva y Geltrú, «con ánimo, decía en su manifiesto, de seguir so viaje hasta Monserrate, adonde iba á fixar su residencia » No podía Campoverde oponerse a aquella salida, hecha á insinuación y con acuerdo sugos, segun el citado manificato, porque no tardaría él en justificarla con su propia conducta

Continuaron las operaciones del sitio por parte de los franceses, construyendo tres baterías que designa- las operacieron con los números 2, 3 y 4, la 1.4 y 3 4 de éstas pa-

So marcha

ra armarlas con morteros de á 12 y 10 puigadas, y la intermedia con dos piezas también, pero cañones de á 24, baterías que, como la 1.º, tenían comunicación deede el reducto hasta el puente del Francoli por un espaldón que las desenfilaba de los fuegos de las naves del puerto. Seis cañonazos disparados el día 23 desde el reducto con piezas al parecer de á 8 ó de á 12. hicieron suponer á los sitiados que se trataba de calcular por su alcance si se conseguiría con las de las baterías obligar á la escuadra aliada á alejarse y tener los franceses aregurado el flanco derecho de sus primeros ataques por aquel frente. Tres días antes, esto es, el 20, habían los situados hocho una salida por el camino de Constanti con el objeto de destruir obras que sabían estar el enemigo construyendo; pero aunque acompafiados de dos obuses de la artillería á caballo, eran tan pocos que, desde los parapetos, ya ganados delante del pequeño fuerte de Loreto, hubieron de retroceder y acaso hubieran perdido las piezas sin el refuerzo que les llegó y sin el fuego que inmediatamente hizo el fuerte del Olivo que obligaron à los franceses à retirarse á sus posiciones (1).

. Las de fue ra de la plass.

Mejor resultado dieron dos ataques emprendidos por Sarsfield contra los puestos franceses de Alcover y

<sup>(1)</sup> Los franceses, y Suchet el primero, forjan una batella novelesca con motivo de aquella salida. Suchet aupune que salid una columna para atacer los puestos franceses de la orilla del mar por el camino de Barcelona, otra de 800 hombres por la puerto de San Antonio hacia el reducto de Loreto, y los go etra con dos obuses que, procedente del fuerto del Otivo se dirigió à sua atrincheramientos. Rechazados todos estos ataques por las tropas que fué desptegando el general Same, fueron las columnas españolas regresando à la placa Para novela.

Montblane aquellos mismos días 20 y 23 de mayo. Puesto en el primero de aquellos pueblos, era su fuermamenaza no despreciable para las trepas del sitio, pero principalmente para el mantenimiento de sus comunicaciones con Valls, Montblanc y con Lérida por consiguiente. Así le comprendió Suchet, y después de Jestscar á La Selva una fuerza que desde las alturas ngilase las avenidas de su campo, envió contra Sarsfield al general Boussard con dos batallones de infantería y de 150 á 200 coraceros y lanceros. La posición española era fuerte por lo escabroso del terreno y dos conventos que la coronaban. Así es que los franceses, al ganarla con gran trabajo y teniendo sus jinetes, su general y todos los jefes que echar pie á tierra, sufrieron la pérdida de 11 muertos y 81 heridos, entre los que, mortalmente, uno de los más distinguidos capitanes de su infantería.

Sarsfield se retiró por la cumbre de la montaña, pero tres días después apareció frente á Montblanc intimando la rendición al comandante que mandaba el presidio dejado, según ya dijimos, en el convento del pueblo. Defendióse el francés en la confianza de ser prento socorrido; y no se equivocó, porque, al saber su situación, acudieron los generales Frére y Palombini con fuorzas más que sobradas para salvarle. Pero aquellas dos acciones tan inmediatas y en camino tan importante, hicieron pensar á Suchet que no le convenía emplear, para asogurarlo, fuerzas que podrían serie más utiles en las lineas del sitio de Tarragona; y como siempre le quedaba expedita la comunicación con Tortosa, se decidió á abandonar la de Lérida, hacuendo levantar las guarniciones de Montblanch y de

toda aquella vía, las cuales se incorporaron inmediatamente á sus respectivos regimientos. Si la comunicación de Tortosa ofrecía a Suchet superiores condiciones para recibir los refuerzos de hombres y material de guerra que pudieran convenirle, le era además necesario mantener la de Mora, donde ya hemos dicho también que concentraba los viveres que se recogian an Aragón, transportados en convoyes que llegaban diariamente de todos los centros de producción ó depósito de aquel reino, relativamente pacificado. Era, pues, el camino de Mora lo mismo que el de Tortosa objeto de la mayor vigilancia de los franceses para asegurar la marcha de los convoyes, línea que los españoles trataban de cortar ó por lo menos interrumpir, codiciosos de sitiar por hambre á los que sitiaban á Tarragona con las armas Refisanse por lo mismo, con rara frecuencia acciones de mayor ó menor importancia entre Mora y Tarragona, no pasando convoy que no fuese hostilizado por nuestros infatigables guerrilleros ó por los somatenes de país próximo. Precisamente hacia los días á que nos estamos refiriendo, el coronel Villamil atacó á un destacamento que se trasladaba à Tarragona por aquel camino y que tras de tener mu chas é importantísimas bajas en el combate, hubo de refugierse en una ermita entre Gratallops y Povoleda Y en ella hubiera tenido quo rendirso, al ser meendiada según intentaron y aun comenzaban á haosrlo los catalanes, cuando acudió en su socorro el coronel Dupeyroux con su regimiento (1).

Es mny interceante, y sentimos no poderia comunicat à nuestros tectores, una caria que el jefe del dectacamento francés, el ya coronel Mrozinski, escribía en Varsovia el año

Ninguno de esos sucesos logró interrumpir la mar- Ataque del cha del sitio. Tenía Suchet empeñado en él su honor del del militar; y, para acabarlo pronto y felizmente, le aguijoneaba la ambición del bastón de Mariscal que se le había ofrecido.

Aunque el ataque fuese principalmente dirigido contra el lado occidental de la plaza, el más flaco que se consideraba y el que ofrecía más ventajas á los sitiadores por la forma y por la calidad del terreno en que asentaba así como por la inapreciable circunstancia de, con su conquista, con sólo la disposición de las primeras obras, impedir el uso del puerto, creyó Suchet que convendría no dilatar ya más la ocupación del fuerte del Olivo. El no haberlo intentado antes entraña una contradicción en la conducta y en los escritos de aquel general insigne, porque hasta entonces no se presentó en el curso del sitio motivo alguno para variar el plan anteriormente fijado, mandando suspender el ataque por el Francolí para llevarlo, enérgico y

Тома х

de 1825. No es menos curiosa y de mayor interés, sin género de duda, la versión española de aquel combate, si no de grandes proporciones, con tan variadas peripecias, que revelan el como se combatía en aquella guerra. Según esa versión, Villasmil, situado en Vilellas, destacó 400 infantes y 6 caballos. á interceptar á la fuerza enemiga el camino de Mora por an is quierda mientras la atacaba de frente á la cabeza de un batalión de zaragozanos. Vaciló el enemigo al principiar la acción y quiso retirarse à Flix; pero se lo tropidieron guerrillas que dirigió Villaamil sobre si retagnardia, con lo que aquél se metió en la ermita de la Consolación, arriba mencionada. La noche, el enneancio y la escasez de municiones entre los catalanes dieron algún respiro á los franceses y algún tiempo también para atrancar las puertas del santuario y abrir aspilleras en sus muros, con lo que pudieron impedir el incandio y esperar hasta el día signiente en que fueron socorridos. Los franceses, se dice, perdieron 340 hombres, innertos, heridas ó Printoneroe.

decisivo al fuerte del Olivo (1). No había ocupado obra ninguna de las fortificaciones del frente atacado; no había impedido el uso del puerto ni el servicio de las naves aliadas que contribuyeron, por el contrario, 4 la acción del 18 con su fuego, equé razón, pues, cabe exponer para tan radical variación si no la de confesar que el primer plan era equivocado y erróneo? No lo es, bastante fundada al menos, la de haber consignado en el plan que podrían simultanearse, cuando convinieran, un ataque y otro, porque, al principiar el del frente del Francolí, no se inició seriamente el del Olivo, y al emprender el de este fuerte, se mandaron suspender los trabajos del anterior. Lo prudente, en nuestra opinión, hubiera side comenzar el sitio por la conquista del fuerte del Olivo, para así evitar sus fuegos después y sus salidas sobre los flancos de los demás frentes de la plaza; ocupando, por otra parte, una posición desde la que se amenazaría á esas mismas salidas flanqueandolas á la vez y aun envolviéndolas si ayanzaban demasiado las tropas que las hiciesan (2)

Tomada la resolución de atacar el Olivo, Suchet aprovechó la ocupación de las dos eminencias fronte-

<sup>(1)</sup> Por más de que en las Memorias de Suchet se trate de salvar esa contradicción con frases no poco equivocas; una vea prefirlendo el ataque del frente occidental y otra diciendo que el 30 se había llegado á punto de fijar la atención y surplear todos los medios en el ataque del Olivo, no es fácil conciliar tal variación de ideas en quince días sin un accidente militar extraordinario, y no lo hubo, que la justificara.

<sup>(2)</sup> Belmas atribuye el cambio de plan á que la artillería no babía reunido aún más que una parte de su material y era necesario esperar más de dies días para completar el parque y principiar el sitio. Y añade: «Se decidió emplear aquel tiempo en el ataque del fuerte del Olivo.» Esto es ser más realista que el Rey.

ras a aquel fuerte, ocupadas la noche del 13 por el general Salme, haciendo servir de paralela los atrincheramientos en ellas construidos. Levantáronse, pues, alli tres baterías; la V de su numeración para tres morteros de á 8 pulgadas, la VII para tres piezas de á 16 protegiendo á la VI que iba luego á construirse más adelante con destino á ser la de brecha, y la VIII con dos obuses de á 6 pulgadas para batir la gola del fuerte enfilandolo en toda su extensión. Esto se hacía la noche del 22 al 23 de mayo, pero con grandes dificultades por la calidad del suelo, que siendo, como ya hemos dicho, de roca, exigía trabajo muy rudo y largo y ofrecía gran peligro porque el fuego de la plaza cau-🛍 🌣 los sitiadores muchas bajas con las piedras que hacía saltar

Simultáneamente con estas obras que pudiérames llamar directas del ataque del Olivo, se emprendieron general Sallas de prolongación de la línea del Francolí, coronando la margen derecha en una extensión de mil metros para alejar á los defensores y sostener los ataques proyectados para más adelante, desenfilándolas, por supuesto, con traveses de los fuegos de la escuadra. Pero tun despacio iban las del ataque del Olivo, que no estuvieron concluidas hasta el día 28, en que á brazo, por no poderse arrastrar con ganado, fueron conducidas la noche del 27 á la batería de brecha las cuatro piezas de á 24 que la estaban destinadas. La operacion era larga y penosa, aun con la buena voluntad con que la ejecutaban los infantes franceses. No dejaron los sitiados de aprovechar tal circunstancia para impedir aquel trabajo; y salieron del fuerte con gran resolución, pero el general Salme acudió inmediata-

mente con las reservas que tenía ya preparadas; y si bien al llevarias al ataque con la furia que en él encandía el poligro de verse arrollado por los españoles, iné derribado muerto por un grano de metralla, sus soldados rechazaron á los nuestros hasta obligarlos á retimera al fuerte (1). Con eso la bateria de brecha pade me artallada y puesta en disposición de remper el fuego la mañana siguiente.

El 28, en efecto, comenzaron à tronar las tress pieme montadas en las cuatro baterias que hemes di-

(1) Suchet dice «El general Salme que velaba incumutemente per el éxito de la operación, tenta dispunstas ens susuvas acudió al momento y gritaba desde 7 d en sucué, cuando una bala de motralla le dió en la cabeza y lo derribó muerto.»

¡Qué versión tan distinta! Suchet, con ese motivo, hase si single de Salme, cuyo cuerpo unterró bajo si acuedocto romazo próximo al campamento de su brigada, embaleamento di sorasón, que debia ser enterrado en el fuerte del Unive y fué depositado bajo se que él, somo tantos otres, cresa tumba de 100 Escupiones, area de todos conocido en el samino de Escupiones.

No describe así Vacani aquella acción. Después de cometer una en él corprendente contradicción, la de consignar que ico sonafioles assitaron à les françeses con gran impetu, y decir à rongión seguido que suya hubiera sido aquella noche la victoria al hubieran neato di fanto ardimente di quanto nament L'attocconte, describe ast aquel trance «calme reconoció is sesonidad de descomponer la maga de los enemigos asellándois en nu contro, y con. un golpo de Vigor se lanaó él mismo á su encuentro y la arrolló sobre la isquierda, pero prento su demcha, amonazada, y el contro de la obra avazanda (la bateria do brecha) assitado, lo histeron ver ol peligro de perderes un instante el frute de trabajos tan largue, cua lo que renasea. do maevas foerzas se puso otra ves á descubierto de los primeros senitantes (los españoles), y missitras empesiaba nueva lucha alcansó á infundirles misdo con pudir sucorro á las campor inmediator gritando con todo su fuersa. Velleggiator di destra é de sensoira, descendele la montagna e tagliate al nemer ch'è su nostro potere, la reterata. En aquel instante un tire de metralla la bizió en las sienes y en un solo momento de serió la vos y la vida. Pero comprendiendo los españoles por aquelle umenara que iban à verse ablados de la guarnición del forte. enquivarou el euperoto peligro y, ain decidires por conseguir la victoria ya medio alcanzada, se volvieron á či a

che habían les franceses construide en les días del 23 a. 27, siende su fuego contestado con gran vigor y estrago por nuestros artilleres del fuerte. Resultaren hendes varios eficiales en las baterías francesas; mas por la tarde era manifiesta la superioridad de su fuego que estropeó mucho el caballero y los parapetos del ángulo muerto en la derecha del fuerte, si bien la escarpa sólo subió en la parte más alta, esto es, en la cresta. Por más que pareciera abierta brecha en aquel lado, no lo estaba para los efectos de un asalto, pues que, fundada la escarpa en la roca, era, si no imposible, muy difícil y sumamente largo el hacer aquella practicable. «Hubiera sido, así, difícil, dice Belmas, apoderarse del fuerte por los procedimientos de un sitio en regla, pero se juego que no estaba al abugo de un golpe de mano.»

Esta idea, dispertada sin duda aquella tarde ó al dissiguente, en que la continuación del fuego sobre la artillería del fuerte parecía haber destruido los obstáculos que pudieran oponer los muros, debió provocar agevos reconocimientos que la confirmaran plenamenta Se observó que el fuerte se hallaba muy lejos de la plaza para que pudiera ser oportunamente socorrido, que los fosos no estaban bien flanqueados y el muro <sup>de la</sup> gola, por su poca altura, de siete á ocho pies, podía ser fáculmente asaltado. Había más; se encontraba allí el ingeniero Vacani, tantas veces citado en esta historia; y, reconociendo de muy cerca la fortaleza, babía observado que el acueducto romano que proveía de agua a Tarragona y cruzaba el foso del Olivo á nivel de la escarpa, convidaba á servirse de él como de puente para el asalto. Así es que, al ejecutar el reconocimiento, dijo al francés Papigny que iba con él, inge-

El asalto.

niero también que debía guiar al asalto de la gola:
«He aquí, amigo mío, el camino por donde, si no hay
otra brecha, guiaré la columna al interior del fuerte
para encontraros.» Parece imposible que al cortar los
franceses el agua, no comprendiesen los ingenieros españoles que aquel acueducto no podría ya servirles
sino de estorbo para la defensa y se satisficieran con
la triple empalizada con que se había querido estorbar
el paso que ofrecía al interior de la fortaleza. Aquel
descubrimiento se tuvo, sin embargo, por tan importante en el campo imperial, que, ideado el asalto para
la noche del 28 al 29, se prorrogó hasta la siguiente,
tanto para aumentar los estragos de la artillería en los
muros del fuerte, cuanto para destruir la empalizada
que obstruía el paso del acueducto.

Eran cerca de las nueve de la noche cuando sonaron en al campo francés cuatro cañonazos, señal convenida para dar principio al asalto. Dos columnas, cada una formada de 300 hombres y precedida de un destacamento de zapadores con un capitán de ingenisros á su cabeza, debian intentar el ataque; la primera por el lado de la brecha y la segunda por la gola del fuerte. Una reserva considerable se mantendria en las trincheras para acudir en auxilio ó como refuerzo de aquellas dos columnas si, cual era de suponer, llegaban al caso de necesitarlo. Varias compañías del 1.º ligero, acampado entre los ataques al fuerte y el extremo N de la linea del Francoli, debian avanzar, una sobre el flanco del Olivo, y otras como para impedir los socorros que pudieran llegarle de la plaza. El general Habert desde su campo del Francoli y Balather por el camino de Bercelona, amenazarian simultánesmente con asaltar el recinto de la ciudad por aquellas dos partes tan opuestas, con lo que se simularía un ataque general que distrajera á los sitiados del especial destinado á la ocupación del fuerte del Olivo. El general Suchet, por fin, con Harispe, Palombini y su jefe de Estado Mayor Saint Cyr Nugues, se situó en una altura próxima para presenciar el asalto.

Por parte de los españoles, nunca como en aquella noche podíase confiar en la seguridad de la fortaleza del Olivo. La brecha que había de dar paso á los asaltantes no estaba todavía practicable; un golpe de mano era improbable por la altura de los parapetos, apenas desmoronados en su cresta y merlones, y por la profundidad de los fosos con sus escarpas puede decirse que intactas; nadie había fijado la atención en el paso que ofrecia el acueducto, y la gola del fuerte parecía asegurada, tanto con el muro que la cerraba como por su situación frente á la plaza. Habia más la guarnición, compuesta de unos 1.500 hombres de Iliberia y de algún otro cuerpo, con los artilleros correspondientes, iba á ser relevada aquella noche, por lo que, ya se hallara dentro la fuerza nuevamente destinada, ya estaviese en marcha de ida ó vuelta, la habría de sobra para rechazar cualquier ataque

Luego veremos que precisamente esa fué la causa que más influyó en la pérdida del fuerte.

Hecha, según ya hemos dicho, la señal convenida, á la que sucedieron inmediatamente los ataques simulados de Habert y Balathier á que contestaron la plaza y la escuadra con un violento fuego de artillería atronando el espacio é iluminándolo, salieron de sus trucheras y baterías las dos columnas francesas. La





primera de ellas, á cuya cabeza iba Papigni, se dirigió á la gola del fuerte. Encontró en el camino una avanzada española que la hizo fuego, pero al retirarse ésta, si bien puso en alarma á la guarnición, señaló á los franceses el camine, harto dudoso en la obscuridad de la noche, que debían seguir. Aquel fuego indicó también á Vacant que había llegado el momento oportuno para que su columna iniciase el movimiento de avance que se la tenía ordenado. El después tan célebre ingeniero italiano se adelantó, con efecto, á la cabeza de los zapadores de su nación, seguido de los granaderos y cazadores del 7.º regimiento francés que mandaba su comandante M. de Miocque (1). Los españoles del presidio, siempre alerta y avisados por el fuego y los gritos de los de la avanzada, se hallaban ya apercibidos á la defensa y recibieron á los imperiales con un fuego muy nutrido de fusilería, de catión y granadas de mano. Siete de los zapadores que intentaban desembarazar el paso del acueducto cayeron muertos ó heridos, y los demás, sin desistir de su empeño, quedaron por algún tiempo sin atreverse ó sin poder vencerlo. Aquella columna se vió, con eso, detenida al borde del foso, rudamente azotada por el fuego del fuerte que le causó numerosas bajas en sus oficiales y soldados, y tan desanimada, con no hallar expedito el paso prometidole, que comenzó á retirarse (2).

(1) Este regimiento, tan mal tratado en el combate anterior en que fué muerto falme, pidió ir el primero al asalto para vengar su dessatre y la catástrofe de su general

<sup>(2)</sup> Dice Vacani: «Aquella columna, durante el trabajo (de los sapadores), amontonada en derredor del acueducto y junto à la contracecarpa inmediata, resistiéndose al menor retardo y disgustada por la sensible pérdida de oficiales y soldados, se quejaba de no hallar el prometido paso ni brecha.

La otra columna, la del comandante Revel, dirigida por Papigny, después de ponerse al pie de la gola del fuerte, ni pudo abrirse paso por la puerta ni escalar el muro, resultando mútiles cuantos esfuerzos hizo para asaltarlo. Tanteando, ya un punto, ya otro, para penetrar en el recinto, del que salía un fuego abrasador causando graves pérdidas en los minadores franceses y en los granaderos del 16.º regimiento, lievados al ataque por igual motivo y los mismos sentimientos que el 7.º, Papigny, el infatigable y animoso ingeniero á quien se había confiado empresa tan arriesgada, fué mortalmente herido, terminando así, dice su camarada Vacani, entre las lágrimas de los suyos tan honrosa carrera. Revel, sin embargo, no desistiendo de su empeño y reforzado con 200 carabineros que se le enviaron desde la trinchera, aplica las escalas que le son llevadas al muro, y tras de extraordinarios esfuerzos logra penetrar en el recinto y abrir la puerta que dá paso fácil á los demás que con él iban y á la reserva que iba en pos de ellos.

Cuando esto sucedía, ya entraban en la fortaleza las gentes de Vacani. En tanto que los zapadores que pretendían penetrar por el acueducto vacilaban, amedrentados por el fuego de los españoles, Vacani, sentado en el borde del foso, se dejó escurrir, mejor dicho, deslizarse por la contraescarpa hasta tocar el fondo. Siguieron su ejemplo dos de los zapadores en la persuasión de que otros muchos de la columna, animados con sus





alguna, por lo que una parte se replegaba respondiendo de cuando en cuando con su fuego al vivo del enemigo; la otra, socorriendo á los heridos, abandonaba toda idea de asalto, y toda ella, perdida su esperanza, tha á refugiarse á retaguardias.

excitaciones, irian también tras él y, aplicando las necalas á la escarpa, distraerían por lo menos á los sitiados de la defensa del acueducto. No fué, por el pronto, secundado en su heróico proyecto: antes bien tuvo con sus dos zapadores que sufrir en el foso el fuego que se la hacía; consiguiendo, sin embargo, contener á los fugitivos y que algunos oficiales considerasen algo más practicable el asalto y más fácil de lo que momentos antes la victoria. Aquel esfuerzo y las voces de Vacani anunciando la entrada de la otra columna en el fuerte y el deber de no abandonaria en trance tan comprometido, obtuvieron el resultado que buscaba el habil ingeniero italiano, porque muchos de los franceses arrojaron al foso las escalas que llevaban y se precipitaron trus ellas. Uno corrió, además, al muro y, seguido de Vacani, sus dos zapadores y otros franceses, se encaramó por una escala al parapeto del ángulo entrante. Los defensores del acueducto desatendieron su importantisimo y hasta entonces afortunado empeño, con lo que y volviendo los zapadoros italianos á su primer ataque y forzando los del foso la escalada de la brecha, lograron unos y otros penetrar en al recinto del fuerta (1). De modo que los dos asultos fueron fatales para nuestras armas, el de Revel por la gola, aunque con la muerte de Papigny, y el de Miocque y Vacani por el acueducto y el entrante del pri-

<sup>(1)</sup> Dice Vacani que un casador francés, cuyo nombre no pado tomar, fué el primero que intento el sealto del parapeto. «Los sapadores, afiade, y yo le seguimos con otros asaltantes por la misma escala al parapeto del ángulo entrante y nos unimos en él á punto que los defensores del acseducto, atemorizados de aquel doble ataque, abandonaban el saliente en que ya no se creían seguros y permitian que toda la columna peneirara por él y por el acseducto en el fuerto.»

mer recinto, en que se había abierto, mal ó bien, la brecha.

¿Qué causas pudieron producir tal desastre?

Pues precisamente las mismas que parece debían evitarlo.

Se relevaba aquella noche la guarnición del fuerte é iban á encontrarse reunidas las dos fuerzas, la entrante y la saliente, el largo espacio de trempo necesario para tal operación cuando son tan numerosas y en reciuto sitiado tan de cerca por el enemigo. La guarnición era, pues, doble en ese tiempo. Pero como la fuerza relevada debía pensar más en la evacuación del fuerte que en su defensa, ya que no se temía ataque alguno, y la nueva andaría estudiando el fuerte y los puestos de mayor ó menor peligro, ocupada en el establecimiento de las tropas y el relevo de los centinelas, resultaba entonces, y resultará siempre, un desorden no fácil de remediar en ocasiones semejantes. Quizás se aumentó ese desorden al oirse los cañonazos, señal del asalto para los franceses, y al escucharse luego el ruido del ataque por puntos tan distintos como el del acueducto y el de la gola, aglomerándose las fuerzas, unas y otras vacilantes sobre cuál de ellas debería acudir á la defensa, y no acudiendo, en efecto, con el conocimiento y seguridad de sus deberes para hacerla eficaz y afortunada.

Los partes oficiales españoles y las noticias de nuestros periódicos de entonces y de los historiadores, también de nuestra nación, han trazado un cuadro muy distinto del que se acaba de presentar en este escrito Hácese ver en sus relaciones cómo al entrar la fuerza del regimiento de Almería por la puerta del fuerte



en relevo de Riberia, se habían mezciado con ella los franceses de Revel y Papigny invadiendo así el primer recinto por la gola. Añádese que al encontrarso las tropas españolas y francesas en la obscuridad, no habían sido éstas reconocidas como enemigas, y que, por el contrario, se las tuvo por españolas al contestar al gués sire en correcto castellano y con el sasto y señas del regimiento que iban á relevar. Sólo al distinguirso dentro ya del fuerte, algunos soldados españoles habían dado la vos de alarma que, atendida por unos y desatendida, como increible, por otros, jefes, oficiales é soldados, produjo el desorden á cuyo favor pudieron los franceses establecerse en el interior de la fortaleza (1).

Invadido el recinto, los franceses é italianos de

<sup>(1)</sup> Así lo cuenta D. Andrée Eguaguirre, jefe que, con eltercer batallón de Cazadores de Valencia, que mandaba, y elprimero de baboya, había llegado recientemente à Tarragona, enviado del regundo ejército por su comandante general D Carlos O'Donnell.

D Adolfo Bianch y después D. José M. Recaséns se hacen eco de con versión, gras raitrada en Cataluña, y eso á pesar de seguir aquél en gran parte la de Toreno que no la transmite en los mismos términos. El Conde da la siguiente: «Madábase cada ocho días la guarnición del Olivo; y pasando aquella nocho ol regimiento de Almería á relevar al de Tilberia, tropesó con la columna francesa que 🗢 c rigia á embestir la gola. Sobressitedos los nucerros y aturdidos del impensado encuentro, pudieron varios soldados enemigos meteros en el fuerte revuellos con los españoles, y favorecidos de remejante acaso, de la confunión y linichlas de la noche, rempieron luego à hachasos junto con los de afuera una de les dos puertas arriba mencionadas, y unidos unos y otros, dentro ya todos apretaron de cerca á les españoles y los dejaros, por decirio así, sin respiro, mayormente acudiondo á la propia sanoa los que habían subide por el acueducto, y estrechaban por su parte y scorralaban. 4 los sitiados. »

Aquí ya no hay le de contestar al quaés vies de nuestros suldados y dar el amie y arts. Los franceses, eso si, entran en el fuerte mesclados con los españoles que subian de la plasa. Pero ni ann en eso están conformes muestros crunistas, porque

Miocque y de Vacani trataren de acabar su triunfo apoderándose del reducto interior y su caballero. No era fácil la empresa mientras no se les unieran los de Revel, ocupados todavía en el asalto de la gola. Vacani, sin embargo, reunió sus zapadores y llamando á si á los franceses que corrian por el recinto tras de los sitiados, atacó el del reducto queriendo aprovechar el efecto que en sus defensores habría producido el asalto de las obras que veían á su pie. Y como la artillería francese había también abierto brecha, siquier angosta, en la parte baja del reducto, á ella se lanzaron los imperiales ocupándola en corto tiempo aunque con pérdidas considerables.

Todavía quedaba el caballero por conquistar. Pues-



el general Contreras, que acaba de llegar à Tarragona, cuenta así el auceso «El 79 à las nueve de la noche dieron el sesito baxo las órdenes del general Ficatier, pero con tal ignorancia que habrian sacrificado la gente que en él emplearon, y precipitaron en el foso con escalas que al aplicarlas hallaron cinco ó sela ples más cortas que la altura de las brechas, si los que fortificaron la obra no hubiesen tenido el descuido de no cegar el aqueducto, el qual hallado por los franceses les facilitó la entrada, y que atacasen por la espalda á los defensores.»

En la obra de Schépeler se deja observar con verdadera extrafieza que, sea por no conocer la localidad, sea por habersu dejado llevar de las versiones sepañoles, comete varias inexac titudes y, lo que es peor, contradicciones de tal bulto que se hace ininteligible su versión é incapas de comprenderse un acontecimiento tan transcendental para la suerte de Tarragona.

Todo bien estudiado y juzgado imparcialmente, creemos como la más aproximada á la verdad nuestra versión.

Pero volviendo à la influencia que pudiera ejercer la circunstancia de hallarse doblada la guarnición del fuerte al tiempo del ataque, concluiremes con lo que à propósito de éso consig na fluchet en sua Memorian: «Por una circunstancia, dice, fortulta y que podía perjudicarnos, pero que se volvió en ventaja nuestra, una columna de mil doscientos hombres, que venían à relevar la guarnición del fuerte, comensaba à entrar en él en el momento en que se dió la señal y en que nuestas columnas de sealto desembocaban de la trinchera.

tos á su cepalda y en la parte izquierda del fuerte, no ocupada aún por los asaltantes de la gola, se defendían los sitiados con gran bravura y esperando acabar con los que habían penetrado por la derecha. Hasta avanzaban hacia este lado con la intención de rechazar 4 los del reducto y cerrar de nuevo el portillo, esto es la brecha y el paso del acueducto en el primer recinto, cuando penetraba en él la reserva de Mesclop que el general Ficatier mantenía en la trinchera, receloso de comprometerla prematuramente. Componían esa reserva 500 granaderos italianos que, deslizándose por ol acueducto, lograron reunirso á los del reducto á pesar del fuego que sobre ellos hacían llover los espanoles de las obras flanqueantes de aquel frente y los que se dirigían á su encuentro. Entonces cayó el caballero en poder de los imperiales que lo asaltaron con las escalas que en un principio habían dejado en el foso é hicieron subir al reducto. Ya con eso y principalmente con el asalto de la gola, el fuerte todo se hizo escenario de la lucha más descomunal. Atacados los españoles por uno y otro lado y reducidos á la estrachez de la parte occidental é inferior del recinto por las fuerzas, en aumento por instantes, de los imperiales, defendianse con el valor en ellos ingénito y la rabia y la desesperación que les infundia trance tan extraordinario.

No cabe mayor elogio que el de Suchet al decir que se batían como leones (1) Imposible el fuego ya, bablaban tan sólo las bayonetas y las espadas. La carni-

<sup>(1) «</sup>Les espagnols, acculés contre la gauche de l'Olivo... s y défendent en lions, quoique gènés par leur propre nombre.»

cería se hizo espantosa; que si ya bastaba el número de los asaltantes para neutralizar el superior de los nuestros al comenzar el combate cuerpo á cuerpo por lo reducido del espacio en que se libraba, las nuevas reservas, conducidas por el general Harispe, acabaron con cuantas resistencias podían oponerse ya á los franceses (1). «Ciega iracundia, dice el conde de Toreno, no valor verdadero guiaba en la lucha á los militares de ambos bandos. Dícese que el enemigo escribió en el muro con sangre española. vengada queda la muerte del general Salme, inscripción de atroz tinta, no disculpable ni aun con el ardor que aún vibra tras la sañuda pelea » (2).

La pérdida de los españoles, sin contar la del fuerte, fué lamentable y de gran consideración. Perdimos sobre 1.100 hombres, muertos, heridos ó prisioneros. Entre los segundos se hallaba el gobernador D. José María Gómez que, en tierra y con diez heridas, aún se resistía á rendirse. Los demas, vista ya la imposibilidad de la defensa, se salieron, unos por la puerta de la gola y otros saltando el muro, para acogerse á la plaza. En el fuerte hallaron los franceses 47 piezas de artillería, municiones de boca y guerra en abundancia y material destinado á cubrir las brechas y á reparar los desperfectos causados en las murallas.

La pérdida de los franceses, si ha de creerse á Su-



<sup>(1)</sup> Harispe estuvo á punto de ser aplastado por una bomba que, al reventar á su lado, le cubrió de piedras y le hirió en la cara.

<sup>(2)</sup> Esa inscripción que mencionan varios escritores espafioles y repite Schépeler, no coneta en los franceses sino en Victorias y Conquistas.. en una de cuyas notas es atribuye á sus soldados naber escrito. Notre brave genéral Salm est vengé.

chet y & los demás historiadores de su nación, fue muy corta, elevándose el número de sus bajas al de 325, bian corto si fuera verdad. De todos modos y aun siendo sólo 500 los hombres que perdió el ejército francés, no tiene comparación con la nuestra ni en la citra ni en la transcendencia que puede representar. Tal era ésta para la suerte de Tarragona, que la noticia de la pérdida del fuerte se hizo increible, à punto de ancerrar en un calabozo al primero de los fugitivos que la llevó. Una vez confirmada, sa hizo general en la plaza, su preaidio y habitantes, la alarma que produjo. Campoverde creyó que podría recuperar el fuerte, para lo que se ofreció el coronel D. Edmundo O'Ronan poniéndose á la cabeza de unos 1.500 hombres de los regimientos de América, Iliberia y Voluntarios de Valencia Y, con efecto, al mediodía del 30 se dirigió la columna al "fuerto que O'Ronan creia abandonado por los franceses para preservarse, sin duda, del fuego de la artillería que Campoverde había hecho romper sobre él tan pronto como se cercioró de su pérdida (1).

Mas no era así. Suchet había tomado sus medidas para asegurar la posesión del fuerte. Hizo sacar de él á los prisioneros y heridos; arrojar los muertos al foso; establecer sobre éste varios puentes, asegurar los aloquientes y poner en orden los elementos precisos para la defensa en el caso que, bien comprendía estaba próximo, de que tuviera que ejecutarla contra cualquiera salida de la plaza. Él mismo con los generales

<sup>(1)</sup> Hay quien dice que eran 1.200 los que llevé O'Ronan: Contreras, no en su parte, pero si en su opúsculo sobre aquel sitio, eleva el número al de 1.500 y Suchet á 3.000. Nadia pudo saberlo mejor que Contreras.

Rogniat y Valée se ocupó en preparar la defensa, estableciendo allí, al mismo tiempo que se emprendían las obras, una fuerza de 1.100 hombres con el general Ficatier, jefe desde la muerte de Salme de la brigada que había asaltado el fuerte. Así es que al llegar los nuestros cerca del fuerte, que creían desierto, fueron recibidos con un fuego muy nutrido de fusilería que se les hizo desde el muro de la gola, cuya puerta hallaron cerrada con una fuerte barricada de sacos á tierra. Por esfuerzos que hicieron los españoles, y el destacamento de los cazadores de Valencia los hizo heróicos, para penetrar en la fortaleza, todos resultaron ineficaces. Los franceses, no sólo defendieron gallardamente el fuerte, sino que Suchet, aun satisfecho del espíritu que imperaba en la guarnición, puso en movimiento las reservas que tenía preparadas y que el general Laurencey dirigió sobre el flanco de nuestros valientes que, así amenazados, hubieron de retirarse á la plaza (1).

La catástrofe del fuerte del Olivo produjo en Tarra- Consecuengona funestísimos efectos. El más inmediato fué el clas de la del abandono de la plaza por la primera autoridad del Olivo. Principado, el marqués de Campoverde. El día 31,

Томо х

17



<sup>(1)</sup> Contreras hizo un gran elogio de las mujeres en aquelia ocasión. «Son dignas, decía en su parte, de la estimación general las mugeres de Tarragona, pues sin reparar en el fuego, llenas de un ardor extraordinario y compasivo, no cesaron de llevar agua para que refrescasen nuestros guerreros en la fuerza del sol, del polvo y de las balas retiraban en parigdelas á los heridos dándoles agua, vino y vinagre aguado hasta ponerlos en el hospital, y lo mismo hicieron toda la noche anterior.»

<sup>¡</sup>Pues no dice el Sr Blanch y lo copia, sin duda, Recasens, que los de O'Ronan habían penetrado en el fuerte sin resistencia alguna por estar abandonado. «Lo que en realidad ha

perdide el Olivo y fracasado el intento de recuperarlo, el Marqués reunió un consejo de guerra á que asistieron los generales residentes en la plaza, los comandandantes de artillería é ingenieros, los diputados de la Superior y otras personas de las más calificadas de la población. Tras de larga y acalerada discusión, se determinó en aquel consejo que saliera de la plaza el Marqués con varios jefes y oficiales que le acompañarian á, reunido un ejército considerable, atacar al enemigo hasta-hacerle levantar el sitto. El general Carose dirigiría también á Valencia con idéntico objeto por aquel reino, quedando ancargado del mando de Tarragona el general Contreres à quien se considerabadotado de cuantas dotes podrían serle necesarias en tan dificil y comprometido empeño, á pesar de haber llegado recientemente de Cádiz y desconocer la localidad y la guarnición encargada de su defensa (1).

Sale Cam. Y aquel mismo día salió Campoverde para establepoverde de la cerse en Igualada el 3 de junio, fecha precisamente plasa.

bia sucedido, dice el primero, era que hallándole el francés de dificil reparación lo abandonó, pues harto había conceguido con decalojar de allí á los españoles, y la plaza con su destructor cañoneo acababa de aborrarie además el trabajo de inhabilitario, para que recobrado pudiese volver á ofenderio. El segundo dice: «En efecto nuestras guerrillas liegaron á él (al fuerte) y entraron sin resistencia lo que dió metivo á que corriese la voz de baberse reconquistado, pero en realidad ara ya un punto inátil.»

Las ideas militares de estos señores corren parejas con la credulidad, por no llamarie otra cosa, del coronel O'Ronan.

<sup>(1) «</sup>Alegué inútilu ente, dice en en manificato, que haljándome recién llegado, no conocía los pries las tropas, las autoridades civiles, lue habitantes, ni la piasa, de in que no había siquiera el plan, los recursos del país que me era como extranjero, ni en fin nada de quanto debe conocer un general para poder defender bien una plasa que se le confía Todo fué en vano, pues recibi del General en Jefe la orden por secrito de defender Tarragons.»

que lleva un oficio que le dirigió la Junta Superior de Cataluña aconsejándole la resolución que acababa de tomar. «Dése pues, decíale, una acción general: atáquese sin cesar al enemigo, téngasele siempre en continuo movimiento; y apártense de las ideas de V. E. las reflexiones, que puedan hacerse, si se llega á perder la acción; porque ya está la Provincia en el funesto estado de hacer el último esfuerzo en favor de Tarragona, pues con la pérdida de ésta se considera perdida ella misma, y ya que ha formado exercito para salvarla, es muy justo que se exponga á fin de que con la inacción para quedar él mismo salvo, no quede la Provincia abandonada a la discreción tiránica del enemigo.»

Los antecedentes del general Contreras justificaban El general su elección para el gobierno militar de Tarragona que <sup>Contreras</sup>. habría de hacer perdurable su nombre.

Educado en Madrid y sirviendo desde cadete á teniente coronel en el regimiento de infantería Alcázar de San Juan, prosiguió sus estudios militares con tal aprovechamiento que á los 27 años de edad había publicado un compendio, que fué muy alabado, de las Reflexiones del Marqués de Santa Cruz», tenía una reputación muy honrosa en el ejército y era enviado á estudiar la guerra y los grandes elementos con que hacerla en las principales potencias del Norte de Europa (1) Cuatro años, desde el de 1787 al de 1791, anduvo por Francia, Baden, el Palatinado, Wurtemberg, Baviera, Salzburgo, Austria, Moravia, Gal.tzia, Bohe-



Había nacido en Lillo el 80 de julio de 1760 y de familia que debía posser medios de fortuna considerables.

mia, Prusia, Hannover, Sajonia, Westphalia, Polonia, Holanda, Fiandes é Inglaterra, sin descansar un momento y en todas partes atendido como enviado del Rey Carlos III que tal respeto infundia en el mundo entero.

En ese tiempo, Contreras hizo la guerra de 1788 en Turquía con los ejércitos combinados de Austria y Rusia, de los Príncipes de Coburgo y Romanzów, campaña de que después escribió una interesante relación. A esa campaña y á las maniobras que presenció en Postdam el año siguiente, sucedió su vuelta á España, donde en el de 1793 tomaba parte en la guerra de la República francesa en Navarra á las órdenes del general Urrutia á quien había conocido en Rusia. En la campaña de Portugal, después, distinguiéndose en Jerumenha, Yelbes y Campomayor; en Gibraltar con el general Castaños, como coronel de Sigüenza, regimiento que vistió á su costa; en el ejército de Andalucía y del Centro, al comenzar la guerra de la Independencia, y en el de Extremadura, por último, á las órdenes de Cuesta en la batalla de Talavera, y luego á las del marqués de la Romana, el general Contreras había demostrado condiciones de mando muy notables, conformes con las de organizador y táctico consumado, reconocidas en él por una junta de generales que en 1796 examinó sus trabajos sobre puntos tan esenciales del arte militar (1). Destinado á la Coruña como gober-

<sup>(1)</sup> En un epítome de su historia militar escrito por un amante de la Nación española y de sus hijos beneméritos, folleto publicado en Londres el año de 1810 cuando Contreras era gobernador de la Coruña, se dan esas noticias y muchas más, de las que, además extractamos las siguientes. Dicese, y no sabemos ai con exacutud rigorosa, que había sido el único coronal

ARBORE BUYER

nador de aquella plaza y segundo Comandante general de Galicia, fué llamado á Cádiz en principios de 1811 y dirigido desde allí á Tarragona, donde á poco de llegar recibía, según ya hemos dicho, el mando de manos del marqués de Campoverde con un oficio sumamente laudatorio y en atención á sus conocimientos militares, su valor y patriotismo.

El sitio de Tarragona iba, pues, á tomar el carácter que siempre imprime á ese género de operaciones militares un talento probado y la pericia que dan el estudio y la reflexión, la experiencia de largos años y el amor propio de quien tantos títulos ha adquirido al respeto y, sobre todo, á la expectación de sus compatriotas conocedores de su mérito.

Gran contrariedad experimentó el general Contreras al ver cómo con el marqués de Campoverde se embarcaban varios de los jefes que ejercían mando en los cuerpos de la guarnición ó desempeñaban servicios importantes en la plaza. Con el pretexto, más que motivo, de ir á formar parte del ejército con que Campoverde ofrecía el levantamiento del sitio para dentro

que no perdiera su bandera llevándola siempre al combate, que en Talavera y mandando los regimientos de la Reina, Africa. Murcia, Sigüenza y 2.º de Marina, desalojó á los franceses de Mejorada y Segurilla, en la división, sin duda, que regia Bassecourt; que fué el último que se retiró en Puente del Arzohispo, y que formado su regimiento en cuadro y hasta vedeando inego el Tajo, logró hacer algunos prisioneros al mariscal Soult; que separándose de Alburquerque al dirigirse éste á Cádiz, operó en Extremadura contra Mortier, siendo recomendado por Romana y Ballesteros en Ronquillo, Huelva y Castilbianco; que perseguido más tarde, por las tropas de Soul y Mortier, burió sus maniobras retirándose salvo á Mérida; servicios todos que le valieron el empleo de Mariscal de Campo para que fué propuesto por el célebre Marqués, héros de la jornada de Dinamarca

de muy pocos días ó volver, si no, á sepultarse en las ruinas de Tarragona con sus bravos defensores, fuéronse tantos, que hubo cuerpos que quedaron mandados por capitanes y compañías que por sargentos (1). Segundo de Contreras fué nombrado el coronel de Saboya D. José González, hermano de Campoverde, que así parecía uno como fiscal de la primera autoridad de la plaza; y lo que todavía es peor, se dejó en la parte de la marma á D. Pedro Sarsfield con cierta independencia en su mando, que se extendió hasta para el depósito y manejo de caudales sin intervención alguna del general gobernador (2).

El general Contreras, á pesar de todo, se hizo cargo del mando de la parte que se le dejaba, procurando y consiguiendo, en efecto, con su prudencia no provocar rozamiento alguno caraz de poner estorbos á la defensa de Tarragona Ni siquiera lego á la posteridad la menor queja por procedimientos tan irregulares, no dejando memoria de ellos en el manifiesto que publicó en 1813. Lo que sí hizo fué una escrupulosa investigación para el conocimiento de las causas de una que bien pudiera toner por deserción de tantos jefes y oficiales como se ausentaron de la plaza, con el fin de castigarla si no resultaba justificada.

Pronto también se dejó sentir en Tarragona la mano que dirigía su defensa.

Suchet vuel ve á su primer plan. El general Suchet, buscando siempre camino por

<sup>(1)</sup> Por capitanes graduados, dice Eguaguirre que podía saberlo.

<sup>(2) «¿</sup>Quién ha visto, dice fambién Eguaguirre, en el centro de una plaza sitiada, y en un recinto tan reducido como Tarragona, dos autoridades independientes una de otra?¿Dos autoridades que tenían separación hasta en los caudales?»

dondo establecer con los sitiados relaciones conciliadoras que le condujeran á la ocupación de la plaza con el menor posible derramamiento de sangre, propuso una suspensión de hostilidades para enterrar los muertos de la jornada anterior. La contestación fué tan categórica como ruda; y el futuro Mariscal hizo quemar los cadáveres de las víctimas del asalto del fuerte del Olivo. No debió, sin embargo, sorprenderle negativa tan rotunda; pues que al tiempo de hacer tales proposiciones, vuelto al anterior pensamiento de atacar la plaza por el lado del Francolí, hacía construir dos baterías en la derecha de aquel río destinadas á alejar del puerto la flota aliada, al apoyo del flanco derecho de su línea de trincheras y á la acción, ya próxima, sobre el frente de la plaza que volvía á tomar por blanco de sus ataques El primero sería el fuerte Fran- Comienza colí y después el baluarte de Orleáns, llamado por los franceses de los Canónigos, á cuyo frente hacía Suchet abrir la noche del 1 ° al 2 de junio una paralela de 600 metros de extensión y á 300 del camino cubierto de aquellas obras. Se enlazó la de los franceses con el puente, pero construyendo otro de caballetes adosados al de piedra para que éste sirviera de espaldón al nuevo, evitando así el efecto de los fuegos de la plaza que lo cogerían de flanco. Se emprendieron además por parte de los sitiadores varios trabajos dirigidos á impedir las salidas, en alguna de las cuales procuraron los nuestros interrumpirlos, y aun se construyeron comunicaciones, entre ellas otro puente, para acudir oportunamente y con contingentes bastantes para rechazar á los que salieran desde las nuevas baterías y el campo establecido en la derecha del Francolf. El



fuego de la plaza se concentró en aquella parte de su recinto, causando al enemigo pérdidas considerables de hombres y de tiempo, todo, como es de suponer, por, ▲ su vez, haber Suchet concentrado el suyo descuidando el extenderlo 4 otras obras del recinto.

Ataque al Francoli.

Aquel frente se hizo así el teatro, puede decirse que frezie de único, de la lucha hasta el fin del sitio. Y como habria de ser succeiva por el escalonamiento en que se hallaban construídas las obras de defensa, los franceses dirigieron sus ataques en ese mismo orden empezando por el fuerte de Francolí, situado, según ya hemos dicho y se ve por el plano, en el extremo S. O. de la plaza. A las dos baterías de que acaba de hablarse, añadió el francés la noche del 2, tanta priesa se daba, otras tres, la número 11 de ocho piezas de á 16, para abrir brecha en la comunicación del fuerte con la plaza, la 12 de cuatro morteros, para bombardear Orleans y el Fuerte Real, y la 15 de tres obuses, para batir de revés la cara izquierda de aquel baluarte y el saliente del segundo, que Belmas llama del Molino.

> Contreras que desde el momento en que se hizo cargo del mando, había organizado la defensa, no sólo con las tropas de la guarnición, sino que también con los habitantes, hombres de armas tomar, y hasta con las mujeros, á quienos encomendó la confección de cartuchos y el cuidado de los heridos, no cesaba en el de llevar à aquel frente cuantos recursos de fuerza tenía 🛦 su disposición para inundar de fuego las nuevas obras del enemigo, sobre las que también hacía frecuentes salidas. Esto, sin embargo, no bastaba. Así es que roto el fuego de las baterías francesas el día 7 al amanecer con 25 piezas á la vez, se vela á las seis de

Toma del

la tarde perfectamente practicable una gran brecha en la cara izquierda del fuerte Francolí, costosamente abierta, eso sí, porque habían sido muy grandes los estragos de la artillería española, en la batería núm. IX sobre todo, la encargada de abrir la brecha (1).

Lo procedente, en seguida, era el asalto del fuerte; y Suchet y Belmas y cuantos le siguen en su brillante luerte. narración lo describen con el aparato que suele darse ▲ tales operaciones, las más solemnes en el sitio de una plaza; la formación de las columnas en las trincheras; los nombres de los jefes que las mandaban, el de Saint Cyr Nugues en aquel caso, jefe del Estado Mayor pero compartiendo tal servicio con los demás coroneles del ejército imperial; el paso del Francolí y el del foso del fuerte con agua al pecho; el ataque, en fin, por el muro de comunicación, por la brecha, por todas partes, y su éxito completo. Pero es el caso que nada de éso es verdad en cuanto á las dificultades y la resistencia que pudieran hallar los asaltantes, porque, después de todo el fuerte había sido evacuado por los españoles de orden del general Contreras (2). El coronel Roten que

(1) No es sólo que Contreras lo exprese así en su Manifiesto, sino que Belmas dice también. «El enemigo tiró más de ocho mil cañonazos; y aunque estábamos á cubierto en las trincheras, semejante granizo de proyectiles nos hirió mucha gente, sobre todo con las piedras que hacían saltar nuestras balas »

Entonces, ¿cuántas piezas había en el fuerte? Suchet, más moderado sin duda, se satisface con decir que

los españoles le abandonaron tres piesas.

<sup>(2)</sup> Lo dice terminantemente en su escrito y lo confirman cuantos se hallaron en aquel sitio. Mas para que pueda observarse la torpeza con que Suchet y los suvos han asegurado lo contrario, haremos resultar las contradicciones en que caen. «L'ennemi, dice Belmas, évacua son artillerie, et le général Suchet fit tout disposer pour donner l'assaut le soir mêmes. Pocos renglones después añade: «Nons trouvâmes dans le fort donze pieces de 12 et un mortier de douze pouces.»

mandaba en el fuerte y tenía la orden terminante de evacuarlo después de retirar la artillería, lo hizo llevándose las municiones y cuanto material útil había allí. Los franceses, que se vieron libres de toda resistencia en el fuerte, creyeron poder avanzar sin temor alguno é intentaron apoderarse de la luneta del Príncipe, intermedia entre Francolí y Orleans, pero los defensores de aquella obra, gobernada por el teniente coronel Subirachs, los escarmentó rudamente obligándolos á retirarse á toda priesa.

Continúau las obras.

La toma del Francolí ofrecía, sin embargo, á los sitiadores la inmensa ventaja de inutilizar por completo el uso del puerto, impidiendo la estancia en él de los barcos de guerra y de las cationeras que tan buenos servicios habían prostado hasta entonces. Todas las fuerzas navales tuvieron, con eso, que trasladar su fondeadero al otro lado de la Punta del Milagro, lejano del frente de ataque y libre de los fuegos de la artillería francesa, toda ella dedicada á abrir en él campo al asalto de la plaza.

Continuaron, como era de esperar, inmediatamente las obras de sitio. En los dos dias siguientes al de la pérdida del Francolí, se continuaron las de la segunda paralela; de noche, á la sapa volante y de día á la doble, en una extensión de 600 metros y dejando á 100 á su espalda el recién ocupado fuerte. Su centro se hallaba así á 80 metros del camino cubierto de Orleans y su derecha á 100 de la luneta del Príncipa. Las pérdidas del situador eran enormes por el fuego de las baterías españolas, habiendo veces en que los trabajadores franceses huían á guarecerse de él, y si regresaban á las obras, era merced á los esfuerzos de todo gé-

nero puestos en acción por los oficiales de artillería é ingenieros que las dirigían. Es verdad que Contreras Salidas de no se descuidaba en repetir las salidas con rara y efi- la plaza. caz insistencia. Una de aquellas noches y cuando más confiadas parecían las guardias de trinchera por haber cesado la plaza en su fuego, salieron 300 granaderos que, sorprendiéndolas, degollaron á muchos de los que las formaban y á su jefe, retirando á la plaza trofeos, útiles y mochilas que se repartieron con la debida autorización para ello. Pero tres días después, en la noche del 12 al 13, la salida fué mucho más importante; y es muy extraño que no la mencione el general Suchet en sus Memorias. El combate duró desde la media noche hasta las dos de la mañana, tal empeño puso el brigadier Sarsfield, que dirigía la salida, en destrozar las obras de los sitiadores que, para contrabatir la arti-Hería de la plaza, estaban levantando desde la noche anterior hasta cinco nuevas baterías con 28 piezas, todas de grueso calibre.

Una de aquellas baterías, la designada por los fran- Ataque del ceses con el número XV, establecida en la extrema primer frente derecha de la primera paralela y junto al fuerte del Francolí, debía armarse con cuatro obuses cuyos proyectiles enfilarían en toda su longitud el frente septentrional de la ciudad baja entre la alta y el Fuerte Real. La XVI, al mismo lado de la segunda paralela, comprendía tres obras, una con siete piezas de á 24, otra con tres de á 16 y la tercera con dos morteros, destinadas á abrir brecha en la luneta del Príncipe. La XVII, levantada á espaldas del centro de la segunda paralela, debía batir en brecha con seis piezas de á 24 la cara izquierda del baluarte de Orleane, la cortina





que lo cubría y el Fuerte Real. La XVIII, con tres piezas de á 16, iba á tirar á rebote sobre la media luna de aquel frente y el flanco derecho del baluarte San Carlos, y la XIX, por fin, debía contribuir á aquella grande obra de la destrucción de las defensas allí establecidas haciendo fuego con tres piezas de á 24 sobre Orleans y el Fuerte Real.

En ese trabajo emplearon varias noches, en las que, á la vez, abrían ramales dirigidos por las capitales á la media luna y luneta mencionadas, al baluarte de Orleans, á cuantas obras se habían propuesto asaltar antes ó después según los accidentes que ofreciera operación tan complicada y al mismo tiempo urgente. Antes, con todo, de llegar al camino cubierto de las obras avanzadas y á la plaza de armas del saliente de Orleans, los sitiados, sin cesar, por su lado, en las salidas que tan buenos resultados les daban, entorpecían en lo posible la marcha del enemigo, esperando por días la acción de Campoverde que no dejaría de cumplir las promesas que había hecho de no descansar hasta conseguir el levantamiento del sitio. Y si los soldados de Sarsfield lograron varias noches inutilizar los trabajos de los franceses, arrojándolos, bayoneta calada alguna vez, hasta la primera paralela, los que guardaban nuestras fortificaciones se mantenían impertérritos sufriendo el horroroso fuego de tanta pieza de artillería como se asestaba contra ellos (1).

<sup>(1)</sup> Sobre la elección de Sarsfield para el mando de la parte baja de la ciudad, decía Campoverde en su Manifiesto: «Exigia esta línea uno de los primeros oficiales del ejército, que uniendo á un denodado valor los conocimientos y prácticas en la defensa de plasas sostuviese los esfuersos violentos de un enemigo diestro en sus ataques, y orgulloso por la ventaja que

El día 16 estaban concluídas aquellas obras y armadas las baterías con todas sus piezas que, en número de 54, rompieron el fuego sobre el frente de ataque, del que la mayor parte de ellas sólo distaban cosa de 120 metros. Los sitiados contestaron con uno tan nutrido de fusilería sobre las cañoneras, que á los pocos momentos callaban muchas de sus piezas por falta de artifleros para servirlas. «Los españoles, dice el cronista, pudiéramos decir oficial, de los sitios emprendidos por los franceses en la Península, se sucedían en gran número detrás de sus parapetos guarnecidos de aspilleras formadas con sacos á tierra, de donde arros-

acababa de conseguir. Concurrían estas circunstancias en el brigadier D. Pedro Sarafield; y en su virtud le conferí el mando de ceta línea, único frente atacado de la plaza....»

El brigadier Eguaguirre describe ast aquel período del altio Aquí fué, dice tratando de la defensa de Francolí y Orleans, donde, habiéndose pasado á relevar la tropa que guarnecía uno de esos puntos, los soldados entrantes hallaron tendidos cadáveres á todos los que debían ser relevados. En fin, por lo mismo tuvo que abandonarse, y dejarlo 4 la arbitrariedad de los franceses. Tal era el fuego de cañón que los sitladores hacian sobre estos baluartes, y tal el heroismo de los soldados españoles interin los guarnecian. Nunca se habrá conocido más serenidad enmedio de un ricego tan inminente, ni jamás se habrá combatido en plaza alguna teniendo tan inmediato el fuego de canón, tan a cuerpo descubierto, y resistiendo tan continuos asaltos. Estos se verificaban todos los momentos, y en todos eran constantemente rechasados, aunque experimentando bastante pérdida de nuestra parte, así es que en el discurso de 20 días pasaron à los hospitales de Villa-Nueva de Sitges é Islas Baleares tres mil cuatrocientos diez y ocho heridos.»

Hay que advertir que Eguaguirre había estado en los dos sitios de Zaragora, lo cual le eximía de asistir á otros, y acudió, sin embargo, al de Tarragona.

Suchet dice: ....cada día nos ponía el fuego enemigo muchos hombres fuera de combate, y en ese número una infinidad de oficiales». Y recuerda á los comandantes d'Eschallard y Grange, al capitán de ingenieros Dupan y á los de infanteria Lefranc y Morvan.

traban nuestras balas de cañón, nuestras bombas, nuestras granadas y tiros de fusil, acompañando su fuego con insultos y gritos furiosos». A las pocas horas estaba también medio destruido por nuestros cañones el centro de la paralela y en completo desorden la batería XVI, la grande, destinada, según hemos dicho, á abrir brecha en la luneta del Príncipe. Al fin de la tarde los franceses lograron, sin embargo, restablecer la eficacia de sus fuegos y abrir brecha en el baluarte de Orleans y en la falsabraga de la cara izquierda, sin hacerla, con todo, practicable en la contraescarpa, por lo que hubieron de renunciar á su proyecto de asaltarla inmediatamente. Tampoco lograron abrirla en la Luneta; pero cansado Suchet de tanto luchar sin el fruto que esperaba del fuego de sus baterías, se decidió á atacar por la noche aquel fuerte envolviéndolo por la playa, por donde sólo un sencillo muro de mamposteria apoyaba su cara izquierda, no flanqueada por obra alguna.

El genitode la Luneta.

Y, con efecto, á las nueve de la noche de aquel mismo día 16, dos columnas francesas á las órdenes del comandante Javersac del 1.º ligero, apoyadas por una fuerte reserva, se lanzaron al asalto da la Luneta; la primera, envolviéndola por la playa, y la segunda, dirigiéndose á la cara no flanqueada. Esta segunda columna se echa al foso, rompe la empalizada, pone las escalas que llevaba á mano y monta el parapeto roto ya por la brecha, mientras la otra penetra en ol fuerte por la gola.

I

¿Qué sucedia entre los defensores para que los enemigos no encontraran la resistencia que de seguro esperarian? El general Contreras dice que fueron sor-

prendidos; vienen otros á manifestar opinión parecida suponiendo al presidio de la luneta ocupado en reparar los desperfectos hechos en sus muros por la artillería francesa, y hay quich lo considera lleno de coufianza, fundada en la proximidad del baluarte San Carlos y la media luna, pero más todavía en lo relativamente insignificante de los destrozos causados en el fuerte. El ataque de los franceses, violento y todo en la profunda obscuridad que reinaba aquella noche, inesperado, como se acaba de indicar, y temerario por el estado todavía del fuerte, no produjo en los defensores el desánimo que algunos han supuesto. Comprendiendo el peligro al escuchar el ruido imprescindible del asalto, los españoles se apercibieron á la defensa, no lo pronto que exigía ocasión tan subita, pero sí con el ánimo de cumplir con su deber y dar satisfacción á su honor. Precipitanse al parapeto para cubrir la brecha; rechazan á los primeros que la asaltaban, entre los que subía au jefe Javersac que cae muerto en ella causando no poca impresión en los suyos que le tenían por uno de los héroes más notables de Austerlitz. Reemplázanlo los jefes de trinchera más inmediatos, quienes, puestos á la cabeza de la reserva, acometen y ocupan la brecha al tiempo que la otra columna, deslizándose con el posible ellencio por la orilla del mar, penetra por la gola del fuerte con nueva y dolorosa sorpresa do nuestros compatriotas. No desmayan éstos ni aun así, y, formando en el centro del fuerte, se defienden con la mayor bravura y antes que rendirse, como se les decía, se dejan matar en su mayor número, quedando prisioneros unos 70, entre los que el gobernador, gravemente herido. Salváronse muy pocos, que lograron acogerse á los

fuertes inmediatos (1). Tras de éstes curzió el teniente Alberspit con 50 de sus carabineros del 1.º ligero, metióndose confundido con los fugitivos por el puente levadiso y la puerta de la cortadura que cerraba el paqueño muelte existente en la prolongación de la caraderecha del baluarte San Carlos. La peles alli fué más brava aún y encarnizada. Los franceses cortaron las cuerdas del levadize é invadieron aquella parte de la marina emperando por el inmediato convento de San-José; pero acudiendo, al mismo tiempo que la bacta 🛦 San Carlos un batal ón de Saboya con su imrgento mayor D. Manuel Llauder, dos de Almería á la cortadura, los carabineros enemigos, azotados por la metralla y la fusilería de ambas partes, tuvierou que retroceder dejando el unmpo cubierto de cadáveros, el de miteniente Alberspit entre ellos, oficial de gran mérito por su extraordinario valor (2).

Suchet dice tambiés que les españoles es defendieres con resolución. De modo que los extranjeros son los primeros en elegiar la conducta de los defensores de la Luneta del Principa,

<sup>(</sup>i) No se ha becho un España justicia á squeilos valientes. Véasa cómo describe Vacani aquel qualto «Eran, dice, nada más que 350 los defensores; pero su inmediata vecindad al baluario S. Carles y á la Luncia del Rey los tenía tranquilos, no pensando que ri enemigo en resolveria, con un repentino staque, al de brecha tan imperfecta todavía (si inmatura). Defendiéronas como mejor expieron, no huyeron, formaron más enmedio y, antes que rendiras, se dejaron pasar à suchillo (a fil di spada) solo 70, entre los cuales el teniente coronel gobernados herido, fueros hechos pristoneross. Y afiada luego «El comandante Javersac perdió alti la vida y con él 40 gramederos. El comandante Anicot, el teniente de lagunieros Fourtier y el teniente àlberspit del 1.º ligero francés, tambiém fueros heridos con etres é oficiales y 140 soldados.»

<sup>(2)</sup> Exclama Suchet al recordar el succeo. «Nuevo Coclas, resiste largo tiempo (en el puente) à fuerzas riempre crecientas. Cas por fin herido, el sargento Labro le reemplasa y à eu ven succemba como la mayor parte de los carabineros. Acude à unatenerlos una recerva y los retira do manas del ensanigo.»

Nada de eso demuestra que flaquease en su de- Estado de fensa la guarnición de Tarragona, y sin embargo hay la guarnición que reconocer en su conducta desde aquellos días una desconfianza respecto á su suerte futura que explicará varios de los acontecimientos que fueron sucediéndose hasta el de la catástrofe final:

El día 14 se había presentado en las aguas de Tarragona una división española procedente del ejército de Valencia y puesta á las órdenes del general D. José Miranda. Aquella fuerza de más de 4.000 hombres y que parecía deber servir de poderoso auxilio para una guarmición que tantos sacrificios llevaba ya hechos y burlada por las promesas incumplidas de su general en jefe, no sirvió, sin embargo, más que para debilitar la defensa, provocando la desconfianza general en las tropas sobre la suerte que las esperaba. Porque no bien desembarcada la división, fuese por considerarse más útil en el ejército que andaba Campoverde reuniendo en Igualada, fuese por suponer la guarnición de Tarragona suficiente para la defensa de aquella plaza, lo cierto es que el 15 se reembarcaba Miranda con toda su tropa excepción hecha de unos 400 hombres que, al decir después de Blanch, ni siquiera estaban debidamente armados. Es verdad que Contreras debia confiar, más que en la defensa, pudieramos decir pasiva, de la plaza, en una operación combinada en que, atacando Campoverde y Miranda á los sitiadores por sus espaldas, los obligaran á levantar el sitio. El Marqués lo prometía á todas horas contestando á las reclamaciones de Contreras con seguridades que á éste comprometían á privarse de todo socorro en el recinto de la plaza para que fuese más eficaz el exterior, deci-

Томо х

sivo para Cataluña toda. Pero el reembarque de la división valenciana y, más todavía, la deserción, que no
otro nombre debe dársele, de no pocos de los defensores, entre los que varios oficiales y aun jefes, con el
pretexto de enfermedades ficticias ó con el empeño,
nada honroso en aquel caso, de pelear en campo abierto y contribuir así á la liberación de Tarragona, iba
imponiendo en los lesles mantenedores de la plaza la
idea, no destituída de fundamento, de que se les abandonaba á sus solas fuerzas (1). A pesar de eso batíanse, como se ha visto, con denuedo; pero luego se verá
que no con aquella heróica resolución de los mártires
de Zaragoza y de Gerona, sometidos á una sola voluntad, la imperturbable de sus gobernadores Palafox y
Alvarez.

Campover- ¿Qué hacia, entretanto, el marqués de Campode, Contreras verde? y la Junta.

La división Miranda, al desembarcar el 16 en Vi-

<sup>(1)</sup> El historiador no puede recurrir á olvidos estudiados ni á subterfugio alguno para disculpar ó dejar como desatendida la falta de nadio en el cumplimiento de sua deberes. No se extrañe, pues, que travis lemos á este escrito un oficio del cirujano mayor del ejército de Cataluña, que publicó el general Contreras en su opusculo de 1818. «Son muchos, escribia Don Antonio de San Germán desde Mataró el 9 de junio de 1811, los maulas que se cuelan en los buques al tiempo de embarcarse los enfermos y heridos en ese puerto de Tarragona, tanto de la clase de señores oficiales como de soldados, quienes aunque no se admiten en estos hospitales por no conocéracies enfermedad alguna, van divagando de pueblo en pueblo para huir de los peligros de la guerra.—igualmente pongo en noticia de V. S. que algunos de mis dependientes que dezé en cea cluded para socorrer à los heridos, y acudir à quanto fuere relativo á la facultad, se van destacando con pretextos frivolos y suposiciones faisas, de forma que tengo á dos en \ llianueva. suspensos de sus empleos por haber incurrido en este delito, y con esta fecha amenazo el mismo castigo A todos los demás que cometiceen igual falta.»

llanueva, había elevado la fuerza del ejército de Campoverde á la cifra de 9.500 infantes y 1.200 caballos, con varias piezas de artillería de campaña. No era aquel número suficiente para dar una batalla campal al que gobernaba el general Suchet, pero sí para atacarle, atento, como estaba, á la conquista de plaza tan considerable como la de Tarragona que, por lo extensa, exigía un esparcimiento de tropas que lo debilitaría mucho para una acción cual debía ofrecérsele en tales circunstancias y condiciones. Nadie mejor que les españoles podía hacer á sus enemigos una guerra propia para el caso si á la acción de Eroles, Manso y Torrijos sobre las líneas de los sitiadores y sus comunicaciones con Tortosa y Mora, se añadiera la de un cuerpo numeroso de tropas que acometiese resueltamente los campamentos establecidos en derredor de la plaza. No eran suficientes, repetimos 10 000 hombres para ofrecer un combate decisivo al ejército francés de Aragón, pero sí para obligarle á concentrarse y de ese modo, y ayudados por la guarnición, poner á ésta en el caso de recuperar las obras que había perdido en aquellos últimos días y de conseguir quizas el levantamiento del sitio. La junta superior del Principado no cesaba en sus reclamaciones á Campoverde para que intentara un esfuerzo en ese sentido, añadiendo á la que ya hemos recordado de 8 de junio, la del 9 de aquel mismo mes, mucho más apremiante y aflictiva. «La plaza de Tarragona, se decía, está al borde del precipicio según V. E. no deberá ignorarlo. Conviene volar al momento á su socorro, sin pararse ni en sacrificios, ni en la naturaleza de ellos. Todo será menos, si se consigue salvar aquel baluarte, único que queda ya a la





Provincia, capaz de garantir su defensa y su libertad La guarnición, que la defiende, es valiente y numerosa. V. E se halla felizmento fuera, desde donde pueda auxiliarla con eficacia; y esta Junta Superior esta pronta, como siempre, á proporcionar á V. E. quanto sea asequible en la Provincia para tan importante empresa.»

Campoverde podia al día siguiente contestar á la Junta disculpando su inacción con la escasez de fuerza para interrumpirla con probabilidades de áxito; y entre los argumentos que ponía en juego para ello, la dirigia el en verdad convincente de que sin los recursos necesarios para ejecutar la empresa con fortuna, las consecuencias serian mucho más fatales que el fracaso mismo del combate para que se le apremiaba. «Yo volaria al momento á su socorro, dice en su oficio á la Junta, pasando al olvido todos quantos sacrificios sean susceptibles á semejante empresa, olvidando igualmente su naturaleza, pues mis deseos exceden a mi expectación, y aun a la de V. E. mismo; ¿pero acaso una empresa de esta naturaleza con las débiles fuerzas de mi escasa división, podría llenar el plan de mis ideae? Antes muy al contrario; la destrucción total de ésta sería el funesto resultado de una atropellada como indiscreta operación » No obstante, se conoce que las reclamaciones de Contreras producían en Campoverde mayor efecto que las de la Junta, porque el 13, esto es antes de que llegara á Villanueva la división Miranda. pero contando ya con ella, forjaba un plan que se dirigia à tomar una posición sobre el campo de los sitiadores de Tarragona, desde la que, cortándoles sus comunicaciones y sus subsistencias por ende, se les obligara á levantar el sitio. La calidad de las tropas de su mando que, según manifiesta Campoverde en todos sus escritos, no le inspiraba confianza alguna, le aconsejaría no emprender una operación más enérgica y decisiva atacando resueltamente al enemigo en sus líneas (1).

Campoverde, al contestar á la Junta y aun al dar conocimiento de su plan, no creía la plaza en el peligro en que verdaderamente estaba, sin calcular que Suchet, por el interés que le movía y el recelo de que Cataluña llegara á reunir un ejército numeroso, procuraría adelantar las operaciones del sitio con el aguijón de tales y tan punzantes estímulos. Pero llega el 16 de junio y se suceden, con rapidez que asombra, los aconteci-

<sup>(1)</sup> He aquí el plan según lo publicó la Junta Superior: «Desembarcadas las tropas de Valencia, para cuyo abrigo y seguridad de la operación se ha situado un cuerpo de caballería en Villafranca, adelantando sua observaciones al Vendrell, y raunidos en este Quartel general con los que en él existen se tomarán las medidas conducentes para llenar el importante obgeto de levantar el sitio. Reunidos ocho mil infantes, y más de ochocientos caballos, so situará esto cuerporespetable en las montañas ó cordilleras, que dominan á Reus fixando la posición en Alforja, y Colldejon, hasta Monrolg. destacando fuerzas imponentes al camino real que vá del Coll de Balaguer à Tarragona — Graduados nuestros movimientos por los que haga el enemigo, será nuestro conato el privarles sus subsistencias por todas directiones, y forsarles ó à levantar el sitio, à a atacarnos en nuestra fuerte posición. Si el enemigo presenta un descuydo, intentaremos darlo un golpe de mano sobre el Lorito y sus inmediaciones. —Colocado este cuerpo en la posicion señalada, queda el sitiador amenazado por su frente, y espalda, y aun su flanco isquierdo (aunque déblimente) lo tenemos ocupado por el Coll de Cabra, Lilla, y Sta. Cristina, con tiradores y somatenes —La plaza sabrá si al aitiador disminuye sus fuerzas, y entonces debe obrar según las circunstancias, que no se pueden preveer, y deben ser pesadas por el General Gobernador de la Plaza.— Las fuerzas su tiles de mur, deben decididamente hostilisar á todo lo que venga de Tortosa, y su dirección, pues además de la utilidad de esta operación, podrá ser un conducto de comunicación

mientos de que hemos dado cuenta, la apertura de las brechas en Oricans y la Medialuna, é inmediatamente después el asalto de la Luneta del Príncipe y aun el del puenta levadizo, que ofrecía entrada á toda la parte de la Marina. La situación de Tarragona se hace entences verdaderamente critica, y así le pene de manificato el general Contreras en una comunicación que dirige aquel mismo día á su general en jelo. Este, en vez de acudir immediatamente á, por le menos, poner en ejecución en pradentárimo proyecto, exige á su subordinado, el gobernador de la plaza, se desprenda de elementos valuesce para la defensa que se le tiene encomendada, primero, de Roten y después de Sarsfield, dejando allí á Veiasco, recisinario también poco des-

entro el cuerpo de fuera, y la Piasa. La entidad de las tropas, que se recuen fuera de la Piasa, exigen imperiosamente que se evite una accion general, pues siendo decisiva y por nues tra parte desgraciada, acarrearia la pérdida de la Piasa, y ruina del Principado.—Asi pues todo si obgeto, y pian, es reducido á tumar posición respetable, que no la pueda batir al enemigo, ela levanter precisamente el sitio. Si no staca, obligario à que lo levante forzado à falta de subsistencia; para lo que debe el cuerpo de afuera bloquear el sitiodor.»

La Junta Superior, al tener conocimiento de este plan, dirigió à Campoverde una comunicación sumamonte agria en que se lora fraces una duras como las alguleses: «¿Conque en reduces las intenciones de V. E. à cercar de luxos al suamigo, y esperar que levantando el sitio, venga à atecario obligado de la hambre? «Es este lo que V. E. ha ofrecido à la Junta?»

eY squé haremos, se dice luego, si esperando el staque del enemigo, que vale tanto como decir pasar el tiempo en inacción, envia Macdonald en socorro de los eltiadores de Tarragona un refuerso de los fuersas que tiene en Ampurdan? ¿De qué servirian en tal caso los desveise de V E y de la Junta, y los sacrificios que ha hecho el Reyno de Valencia en desprenderes del exército, que acaba de mandar en auxilio nuestro?»

«Habiemes ciaro, añade, y sin reboso» la Junta 4 nombre de la Previncia reclama sin pérdida de tiempo un staque general bien combinado. Tongose un Conseje de guerra....» pués. Y esto lo hace cuando el enemigo, cada día mas anhelante por acabar pronto una jornada que tanto interesaba al Emperador, al ejército y más acaso á su general en jefe, no se permitía un punto de descanso y acumulaba sobre el frente atacado cuantos medios tenía á su disposición (1).

Caminando por el foso de la cara derecha de la Nuevoetra luneta recién conquistada, se comenzó á abrir la terce-bajos de ra paralela en el ángulo entrante, aunque abandonando luego la obra por la mucha agua que se halió á flor de tierra. Pero donde pudo abrirse la nueva línea fué en el saliente de la plaza de armas de la Medialuna; así como en la del baluarte de Orleans se procedió al avance sobre la contraescarpa á fin de preparar la bajada al foso. Se estableció una batería de piezas de a 24 en la Luneta del Príncipe, destinada á batir en brecha el baluarte de San Carlos, á cuyo pie perdieron los franceses mucha gente al intentar la ocupación del glacis y el descenso al foso, y se llegó al pie también de la brecha de Orleans caminando á la zapa llena, no sólo por el foso sino que también por la brecha que, al tiempo de la del baluarte, se había abierto en la falsabraga que cubría su cara izquierda (2). Estas operaciones, ejecutadas con tanta perseverancia como habilidad por los ingenieros franceses, dirigidos por su general Rogniat, tan experto en ese género de guerra,

Dice Belmas: «Todos nuestros esfuersos, todas nuestras esperanzas, todos nuestros temores se concentraban en Tarragons. Era un desafío á muerte entre el ejército y la guarnición. El general en refe juzgó necesario reforzar las tropas del sitio con la brigada del general Abbé y con el regimiento n.º 115 %

<sup>(2) «</sup>Esta ocupación de una brecha á la zapa sin asaltaria, es una operación, dice Belmas, digna de notarse, y que hacía mucho tiempo no había sido ejecutada en la guerra de sitios >

principalmente desde que había tomado parte en la de España, costaba al ejército sitiador enormes bajas que no disimulan, per cierto, los cronistas de su nación (1). Los sitiados se defendían con la tenacidad en ellos característica, y su artillería, perfectamente dirigida, causaba grandes estragos en las obras de los situadores, ya haciendo volar alguno de sus repuestos de municiones, ya destruyendo los parapetos de las baterías y acallando por largas horas sus fuegos. Sarafield, jefe segun ya hemos dicho, de las tropas destinadas á la defensa de la Marina y del arrabal de aquel nombre, no desmayaba un momento de su honroso empeño, multiplicándose para presentarse en todos los puntos de peligro y animar á los defensores con su ejemplo.

Pero nada bastaba à detener al enemigo en la marcha de sus trabajos, incontrarrestable segun la escusla, entonces dominante, de Vauban, la fuerza de cuyos sistemas polémicos no había encontrado resistencia fe-

<sup>(1)</sup> El mismo Belmas, de actordo con Suchet, dice qua esas bajas ascendían disriamente á 50 por lo menos. Al consignar ese dato, afiada, «l'arede al día del cerco habiamos tanido dos mil quinientes hombres de baja, de los que un general, dos coroneles, quince comandantes de batallón, dies y nueve oficiales de ingenieros, once de artillería, ciento veinte de infantería y un gran número de artilleros, sapadores y minadores »

Extraña Vacani que los españoles, tan obstinados y valerosos en la defensa de los puntos n és amenazados, no salieram
de la piasa sobre las obras enemigas, tímidamente avanadas,
y no intentasen poner en precipitada fuga á los trabajadores,
destruirias ó incendiar las restonadas y galarías, alejar, dice,
el momento del asalto. Ya confiesa que esa repugnancia á las
salidas en aquel caso debería proceder de la falta de portillos
por donde verificarias y del temor de que ai volver á la plana
en traran confundidos con los sitiados sus enemigos. Y se comprende perfectamente ese receio, decimos nosotros, al recordar
el succeso del puente levadiso.

liz en ningún sitio de los ejecutados, siguiéndolos estrictamente. Sólo en España habían dejado alguna vez de dar resultado, pero consistía en lo extraordinario del carácter nacional, que llevó á nuestros padres á, traspasando las reglas todas de la ciencia y los límites impuestos por las leyes de la naturaleza, ejecutar las defensas de Zaragoza y Gerona, tan estupendas, según los tiempos, como las de Sagunto y Numancia; gloria, por nadie disputada, de la nación española. En Tarragona se intentaba seguir tales ejemplos; y más que ellos, quizás, impulsaban á su imitación las desgracias de Lérida y Tortosa, atribuídas en Cataluña á falta de aquel espíritu patriótico que enardecía á nuestro pueblo á la sola idea de someterse al yugo siempre aborrecido del extranjero. Pero, ya lo hemos dicho, la desconfianza había penetrado en el corazón de los defensores; y como la población civil no mostraba los alientos que la de aquellas insignes ciudades, la militar llegaría el caso de que se limitara á cumplir con los deberes del honor y de las Ordenanzas que reglan la conducta que luego veremos invocada por el general Suchet, como en Ciudad Rodrigo antes por el mariscal principe de Essling El general Contreras aspiraba á la gloria adquirida por Palafox y Alvarez, no cabe duda; y mientras llegara la ocasión de los heroismos y del martirio que habían inmortalizado aquellos nombres, iba empleando los recursos que sus no escasos conocimientos podían aprovechar para la salvación de Tarragona.

Al establecer los franceses las baterías de brecha en su tercera paralela contra los baluartes ya aportillados de Orleans y San Carlos, Contreras hizo levantar



atrincheramientos y barricadas que cubrieran las brechas, que bien calculaba haría practicables muy luego la artillería enemiga. Hizo también contraminar el primero de aquellos baluartes y dispuso cuantos preparativos son de suponer para rechazar el ataque que en la noche del 20 se veia, más que próximo, inminente, del momento.

Assito dei primer recinto

Y, con efecto, al amanecer del 21, los franceses rompieron el fuego en toda su línea de contravalación. La bateria construída en la Luneta del Principe, la que los franceses designaban con el numero XX, recibió tal lluvia de proyectiles que, á los pocos momentos de haber comenzado el fuego, volaba su repuesto de pólvora y aparecía destrozado el parapeto nuevamente construído Las cañoneras quedaban deshechas; muchos de los artilleros, con su capitán Spinelli, muertos, y herido su jefe, el coronel Ricci, envuelto en los escombros. Ya se sabe, sin embargo, lo que son esos accidentes en un ejército que se propone el sitio de una plaza con todos los recursos de que el arte aconseja proveerse; y dos horas después reanudaba el fuego aquella batería, logrando, antes del anochecar, completar la brecha en el baluarte de San Carlos y dejarla practicable para 20 homb es de frente. Igual resultado alcanzaron las demás haterías en el baluarte de Orleans, en la Medialuna y, aunque menor, en el Fuerte Real que, careciendo de foso y sin obra alguna exterior, no exigía preparativos tan ejecutivos para su asalto.

No era cosa de dar tiempo á los sitiados para reparar las brechas ni disponer nuevas obras de defensa en la gola de los baluartes atacados; y los franceses resolvieron proceder inmediatamente al asalto, para le que habían ya organizado las columnas que debían emprenderlo. Eran cinco, en efecto, regidas por el general Palombini y apoyadas por una fuerte reserva que, á las órdenes de Montmarie, se estableció á la izquierda de la primera paralela con el objeto de atacar de flanco cualquiera salida que intentaran los sitiados si lograban rechazar á los primeros asaltantes. La primera de las columnas debía emprender el ataque del baluarte de Orleans y otra de muy corta fuerza, dependiente de la principal, apoderarse de la Medialuna. La segunda marcharía sobre la brecha de San Carlos, apoyada en su flanco derecho por cincuenta granaderos, cuyo capitán tenía la orden de deslizarse por la playa basta ocupar el pequeño muelle que dijimos se halla á la izquierda de aquel baluarte. La última columna de las destinadas al asalto seguiría inmediatamente á la que iba á atacar San Carlos para obligarla á no retroceder en un trance en que se suponía que los sitiados opondrían gran resistencia, y para, una vez ocupado aquel baluarte, correrse por el interior al ataque del Fuerte Real. Puestas en orden todas aquellas columnas, cuya fuerza total era de unos 1.000 hombres franceses, italianos y polacos, la primera se lanzó desde la brecha de la contraescarpa, ocupada, ya lo hemos dicho, a la zapa, sobre la harto inmediata del baluarte de Orleans. No se había descuidado Contreras en guarnecer aquél ni otro alguno de los fuertes atacados, guarneciéndolos suficientemente como todo el frente, en que, contando con las fuerzas destinadas á observar á las enemigas del Olivo y de Loreto, se hallaban dieponibles, excepto un regimiento, el de Santa

Fe, que quedó de reserva en la plaza. Pero tal fué el impetu de los franceses al asaltar Orleans, y tal, hay que decirlo, el estado de los ánimos en nuestra tropa, que, sin dejar de batirse con el denuedo de siempre, hízolo sin el orden que impone la disciplina y, sobre todo, sin la confianza en su fuerza y en la abnegación de sus jefes, con el aturdimiento, en fin, que inspiran esos poderosos sostenes de la moral militar, aturdimiento que hizo olvidar los hornillos de la contramina. que, así, no produjeron la explosión á que estaban preparados. Los nuestros retrocedieron á los parapetos conque habían cerrado la gola del baluarto, y allí se hicieron fuertes resistiendo á los primeros asaltantes que fueron así rechazados, pero los granaderos franceses, que seguian á aquéllos, acabaron con toda resistencia y con la mayor parte de los que la oponían. Y como á ses tiempo los que habían acometido el asalto de la Luneta desde el coronamiento de su camino cubierto, hechos dueños de ella, ganaron también el muro del recinto, unos y otros se dirigieron al Fuerte Real y aplicaron las escalas á la brecha, no bastante accesible todavía con el fuego de la mañana. La columna destinada al asalto del baluarte de San Carlos encontró también una resistencia valerosa en los espanoies que lo guarnecían; pero reforzada también por la última que hemos citado, consiguió, á la par que los granadoros que se dirigían al pequeño muelle inmediato, penetrar en la Marina y en las cosas que componen aquel importante barrio. Y no se limitó á eso su acción, sino que, una vez ganado el baluarte y batido el brigadier Velasco que, reemplazando á Sarafield. había rechazado á los invasores del arrabal de la Ma

rina, todas las columnas se dirigieron seguidamente al Fuerte Real, que no pudo resistir los varios ataques de que era objeto y fué abandonado de su presidio.

Perdidas todas las fortificaciones de aquella primera línea de las que constituían el frente atacado, los invasores se extendieron por el arrabal y el muelle, cometiendo todo género de crueldades en los soldados que iban persiguiendo y en el paisanaje que haliaron en su excursión, sin atender á edad ni sexo. «Soldados y paisanos, mujeres y niños, dice un historiador alemán, todo caía por la furia de los golpes que les asestaban los asesinos que recorrían inhumanamente las calles».

¿La bayoneta, añade Schépeler, empleada como puñal, no parece suficiente, y el enemigo, bañado en sangre, agita la antorcha incendiaria. En todas las calles acaba por estallar el fuego, la misma sed del robo debe ceder á aquella barbarie, porque los productos de la India, acumulados en grandes almacenes, quedan consumidos por las llamas. Para aumentar el horror de aquella espantosa noche la escuadra inglesa cruza á lo largo de la costa y lanza sus andanadas sobre los trabajos del enemigo y la parte perdida de la ciudad.»

Pero aun entregándose á sus feroces instintos sobre los indefensos, las tropas francesas no descuidan de Contreras. la tarea á que las llaman sus jefes, á la de completar su triunfo para, acabando con los defensores del recinto recién conquistado, penetrar en el segundo, el que circuye la ciudad y constituye el gran cuerpo de la plaza. En su impetuoso avance, los franceses llegaron á mezclarse con nuestras tropas, al retirarse éstas hacia

Resolución



la puerta de San Juan, y hubieran entrado con ellas si el general Contreras, que presenciaba el asalto desde el baluarte que lleva el mismo nombre, no hubieso hecho cerrar la puerta dejando fuera a vencidos y vencedores. Sin eso, es lo más probable que aquella noche se habría perdido la plaza, retardándose así ejete días su conquista por los imperiales (1). Rechazados los franceses del pie de la muralla del antigno recinto, se dedicaron á fortificarse en el que acababan de ganar y en disponer su el muelle la artillería que contestase á las andanadas de los buques ingleses é impidiase luego su astancia en el fondeadero del Milagro, en que habían permanecido desde que se les hizo imposible el uso del puerto.

Nuestros más amorizados cronistas, sos estalanes principalmente, confirman la versión del general Contreras. Sochet y Belmas que, como en ambido, la sigue siempre en sua Menurias, aponas el dejan traslucir tan original succeso que tampoce menciona Eguaguirre, por el laconismo, sin duda, que ues en toda su relación del sitio. Mas no por eso puede darse por inventado el relato de Contreras, expuesto, de no ser exacto. É una rectificación que haría perder toda autoridad é se Mani-

žosto.

En curiosístico el párrafo de la relación de Contreras que comprende tan importante episodio. Dice asi « lo estaba en la muralla del euerpo de la plaza, oncima de la puerta de Son-Juan, con tropes para secorrer 4 les que us rettrahan el bublecon rechazado de las brechas al enemigo, pero Viéndolas venir mosciadas con él hice cerrar la puerta, sin cuya procaución amigos y enemigos se me habrian metido en la plasa. Grité à mis tropas se formases en batalia al pie de la muralia, le que comprendieron y executaron blon y prontamente, separándoss de los franceses. Luego que las tave bezo la protección de mifuego, comence á lincerio terrible de fusileria y metralia, obligando à los franceses à retiraces con una pérdida horrorosa de muertos y heridos de que denaron cubterto el enelo. Un capt tan de cijos tuvo la temeridad de liegar hasta la misma puerta con su compatita de granaderos, que la empojaron con las cuistas de los fueries, pero pagaron bien su atrevimiento, pues murieron casi todos, y de los primeros el capitán y el tambor que cayeron y quedaron á dos pasos de dicha puerta.»

A muchas consideraciones provoca la memoria del Causas de asalto del día 21 al recinto exterior de Tarragona. La aquel desasprimera, sin embargo, que asaltará al lector es la que puede referirse á la relativa facilidad con que los franceses alcanzaron un éxito tan decisivo como rápido. Y es que necesita conocer el motivo, acaso más poderoso é influyente, que tuvo la guarnición para no mostrar la gallardía que reveló al principio del sitio. No quiso Contreras ponerlo en evidencia en su escrito tantas veces citado, recordándolo en una frase cuya ambigüedad ha producido investigaciones que lo han hecho manifiesto á todo el mundo. Dice aquel general: «También tuvieron aquella tarde los franceses en su favor otro acontecimiento que no debo decir aquí, sin el cual se habría prolongado la defensa y probablemente habrían sido rechazados, (1) Pues bien, esa frase se refiere al embarque de Sarsfield en la tarde del 21, en los momentos precisamente en que más recia era la lucha que dió por resultado el desastre que acabamos de conmemorar, tan fatal para las armas españolas. La versión que corrió como más válida fué la que supone à Sarsfield, con todos sus ayudantes, embarcandose precipitadamente para trasladarse al cuartel general de Campoverde. Había éste escrito á Contreras

¡Conformidad criatians que no se le agradeció bastante!

7.7

Bryski North



<sup>(1)</sup> Se conoce que Contreras no quería chocar con el marqués de Campoverde, que resulta, si no el más comprometido en ese motivo, ya que la mayor culpa está en otro cuyo nombre va á salir inmediatamente á luz, no exento tampoco de ser participe en ella. Contreras no quiere pronunciar ese nombre ni explicar la causa; se satisface con esta protesta. «Mas las medidas mejor concertadas nada valen contra los decretos de la Omnipotencia, y Dios sin duda había resuelto la pérdida de Tarragona»

en carta del 19 que, si fuese posible que Roten saliese para mandar una división, sería muy útil, pero esto es kubiese uno que llenase su hueco en Tarragona; pero en otra del 20 le encargaba llamara á Doyle (embarcado en la escuadra inglesa) y le hablase sobre lo que le escribia, que era el sacar à Sarsfield y dejar en la plaza á Velasco mandando su punto. Contreras convina en el cumplimiento de los deseos de Campoverde, que debían ser órdenes para él, y no se comprende cómo Toreno le acrimina el haber elegido á Sarefield, que tan buenos servicios estaba prestando en el arrabal, sin parar mientes en las fechas de aquellas cartas que revelan con harta elocuencia que no era Contreras sino Campoverde quien escogia á Sarsfield, con la circunstancia, además, de enviar á Tarragona quien le reemplazara en su mando. Consigua también el insigne historiador de aquella guerra que Contreras bizo salir á Sarafield de la plaza en el momento en que ya el enemigo había. dado principio á su acometida; y eso tampoco es exacto, porque el gobernador de Tarragona, de no ignorar el embarque de Sarsfield, hubiera enviado al arrabal en su relevo al general Velasco, y está averiguado que aquél entregó el mando de su puesto al coronel Don José Carles que estaba á su inmediación (1). De modo que la culpa fué de Campoverde que sacó de Tarragona elemento tan valioso para la defensa, y de Sarsfield

<sup>(1)</sup> Esto consta principalmente en el despacho dirigido à la Junta Superior por el general Contrerze la misma noche dei 21. «Además, se dice en él, el brigadier Sarsfield, que se ha bia comprometido à defender la parte de la marina sobre su cabeza, se ha ido esta tarde, habiendo entregado el mando, sin conocimiento mío, à su inmediato, dexándolo todo comprometido; pero el brigadier Velasco se entregó de él precisamente en el

que satisfizo los deseos del Marqués en hora tan inoportuna y sin siquiera dar aviso á Contreras de su
embarque, por aquel estado de independencia, así debe
creerse en honor de Sarsfield, con que se le había establecido en el arrabal de la Marina. Las tropas, así,
privadas de un jefe en quien teman puesta su confianza, tan inteligente y bravo, desmayaron en la defensa
de aquel puesto invadido por tal golpe de franceses; y
aunque luego acudió á mandarlas Velasco, con fama
también de valiente, y aun logró rechazarlos por un rato, pronto hubieron de ceder ante el número, por momentos creciente, de los enemigos, y acogerse como los
de Orleans y demás fuertes á la puerta de San Juan
que, según dijimos, hallaron cerrada (1).

No fueron las pérdidas en la fatal jornada del 21 de junio le importantes que haría presumir combate tan refiido y largo. Las nuestras no pasaron de la de unos 500 hombres, eso sí, la mayor parte muertos, y muy pocos prisioneros, que no llegaron á los 160 que enumera Suchet en su parte. El furor de que estaban poseídos los franceses y la bravía obstinación de los defensores, mezclados con ellos en su retirada á las puertas de la plaza, explican la razón de esos núme-

Томо х

AR ARE TO

crítico momento que atacaban aquella parte, y este jefe se halla, con algunas fuerzas reunidas fuera de la puerta de San Juan, debaxo de la muralla, la pérdida debe ser de considera ción, porque sarefield tenía las tres partes de la guarnición, y me había arrancado casi toda la fuerza para aquel punto sún no la sé, pero luego que la sepa daré parte à V. E.»

<sup>(1)</sup> Así como los defensores de Orleans descuidaron el dar fuego á los hornillos de la contramina abierta bajo el ángulo saliente del laluarte, así los del arrabal dejarou, como el 16, caído el puente levadizo del portillo de San José en la cortadura que cerraba el paso á aquella parte tan importante de la Marina. ¿Qué mayor prueba del aturdimiento que sufrían las tropas de aquella guarnición?

ros, en los que el menor fué el de los haridos á que deben corresponder los prisioneros. Cayeron en poder del vencedor cuantas prezas de artillería contenian los fuertes por él conquistados, pero lo que hubo más de lamentarse fué el resultado de la barbarie de la soldadesca imperial que se cebó en la infeliz población del arrabal con horrible y repugnante ferocidad. Su general en jefe no eleva las bajas de su ejército en aquel día á más de 120 muertos y 372 heridos, cifra muy inferior á la calculada por el general Contreras en su escrito.

Nueva in timación des preciada. Al día siguiente y acogidos à la plaza cuantos habían peleado en el reciuto exterior, los que al retirarse de los fuertes atacados se mantenían ocultos en las casas del arrabal y los paisanos fugitivos del deguello, las violaciones y el robo ejercidos por los invasores, éstos comenzaron las obras de ataque conque pensaban abrirse paso á la plaza y dar fin á su conquista. Suchet, creyéndola hecha ya, intimó á Contreras la rendición, pero despreciado su mensaje con no contestarle siquiera el Gobernador, dió sus órdenes para emprender inmediatamente los trabajos de una nueva paralela, la tercera podría decirse, abierta á 200 metros del frente interior, correspondiente al conquistado hacía pocas horas (1).

Operaciones de Campo-verde. Avivaba tanto más á Suchot el deseo de terminar

Toreno dice que Contreras desdeñó aquellas señales con altanero silencio.

<sup>(1)</sup> Un oficial, dice Suchet en sus memorias, se mostró en la banqueta de nuestra más avanzada trinchera agitando un pafluelo blanco, pero no apareció en la muralia ni aun quien fijase la atención en eso. Aquel arrogante desprecio no hizo sino aumentar el furor de nuestros soldados, á quienes cada assito animaba más y más.»

su empeño de la conquista de Tarragona, cuanto que tuvo noticia de que desde el día anterior el barón de Eroles, hallándose, le dijeron, con 5 000 hombres entre Mora y Falset, había atacado un convoy y apoderádose de una parte de él. Nada menos que 500 acémilas habian caído en manos de nuestros soldados, y los franceses del convoy hubieron de apelar à la más precipitada fuga para salvarse en el fuerte que tenían en aquella población El 22 estaba el barón en Montblanch, cuartel general de Campoverde, quien se proponía empezar al instante á maniobrar, según anunció al general Contreras, á pesar de no haber llegado Velasco, que mal podía incorporarse aquel día al ejército cuando se encontraba no poco apurado para meterse en Tarragona desde el pie del muro junto á la puerta de San Juan. «Deseo con ansia, escribia Campoverde á Contreras, ponerme á la vista de esa plaza, y en el ínterin mande Vm. á su atento y seguro amigo ... >

El 23, las noticias que enviaba Campoverde eran ya bastante circunstanciadas para que la guarnición de Tarragona confiara en su pronta liberación y pudiese coadyuvar á ella en momento oportuno. El 24 saldrían de Villarodona las tropas del ejército, divididas en dos divisiones, una, de 5.000 hombres y 700 caballos, para Villavella con el objeto de atacar los campamentos franceses de Pallaresos y Hostalnou, y la segunda, de fuerza que no se determinaba y en la que iría el general en jefe, se situaría en el Catllar como de reserva y apoyando después de flanco á la primora mientras la guarnición de la plaza haría una fuerte salida para que el ataque del ejército fuese más eficaz y segura la victoria. Pero, sea por culpa de Miranda

que, con el pretexto de no conocer el terreno y otros fútiles motivos, no atacó los campamentos enemigos, sea por la de Campoverde que, al ver la primera división unfraele, no la obligó á volver á sus posiciones, con otro jefe por supuesto, lo cierto es que el ejército se tranlado al Vendrell, desistiendo por aquel día de su proyectada acción. No fué eso lo peor, si no que, habiendo Contreras dispuesto la salida de dos divisiones, de á 2.000 infantes cada una, á las órdenes ambas del general Courten, las que, situadas en el camino de Barcelona, deberían atacar el campo francés por aquella parte y las posiciones de Loreto y el Olivo para impedir todo socorro á los puntos del mismo amenazados por Miranda y Campoverde, tuvieron que volverse á la plaza después de tres horas mortales en espera de la señal que habría de hacérseles para emprender el ataque (1).

El caso es que Miranda con aquellos pretextos y Campoverde por no destituirle y con el de si las tropas de su mando no se hallaban en estado de medirse con las francesas, dejaron escapar una ocasión en que hubieran quizás podido hacerlevantar el sitio. Porque,



<sup>(1)</sup> Nadie ha descrite los incidentes de aquella salida como el brigadier Eguaguirre. Oigámosis pues, «A las cuatro de la tarde, dice, cetaban los 4 000 soldados sobre el Glacia, y tendidos en formación sobre el camino real de Barcelona, inmediatos á la casa del Portazgo. Es de advertir que todavía los franceses no habían cortado este paso, y menos habían hecho baterias, pues que posteriormente penetraron sin obstáculo setenta caballos. La tropa, escogula de la mejor de la guarnición, estaba distribuida en dos secciones de á 2 000 soldados cada una, la primera mandada por mí, y la segunda por el coronel D. Antonio Roten, ambas bajo las órdenes inmediatas del mariscal de campo D. Juan Courten».

<sup>«</sup>Pasaban de las siete de la tarde cuando el general en jefe

Argar y or Y

si bien Suchet al enterarse de que la guarnición de la plaza se ponía sobre las armas después de sostener u na correspondencia por señales con la escuadra, y de que el ejército de socorro operaba movimientos nada tranquilizadores, se preparó á recibir el ataque, no fueron las medidas que tomó suficientes para desbaratar el proyecto propuesto por Campoverde. El general francés decidió esperar al enemigo en sus posiciones, fiando á las guardias de trinchera, a los artilleros é ingemeros y hasta á los trabajadores, apoyados en las batorias y en una fuerte reserva que estableció en ellas, la seguridad de las obras nuevamente emprendidas y el cuidado de rechazar las salidas que pudieran hacer los sitiados. En esa confianza, formó á una distancia corta de los campamentos, su línea de batalla con parte de las divisiones Frére y Harispe, la caballería y las piezas de campaña, esporando, al decir suyo, un combate de felices resultados

¿Bastó ésto para que Miranda desistiera de cumplir la orden de ataque, de que había sido el partidario mas ardiente en el Consejo de guerra celebrado la noche anterior? ¿No le animó á emprenderlo la ventaja conseguida en Torredembarra por el general Caro que acuchilló à 200 jinetes franceses que Suchet había en-

todavia no indicaba la señal de ataque. Los jefes, oficiales y soldados se hallaban impacientes al ver tal detención, en que se perdían unos momentos tan críticos, ¿pero cuál fué la de sesperación de todos ellos cuando á la noche se les intimó la orden de regresar á la plaza, y tomar sus antiguas y ensan grentadas posiciones, respecto á que el ejército exterior de los españoles habia hecho una marcha retrógrada ispos de realizar el plan combinado? No hay pluma que pueda pintar con sus verdaderos coloridos el cuadro de esta escena, ni nadie ha vis to soldados más coléricos ni foribundos. La desesperación estaba retratada en sus rostros:

viado para hacer un reconocimiento por la desembocadura del Gayá, en el camino de Barcelona? (1).

Sue imprudenciae con Contreras.

Campoverde, le hemos diche, se retiré al Vendrell para ponerse en comunicación lo más breve posible con Tarragona y desahogar el despecho que debió producirle tal fracaso. No otra cosa que su impotente ira pudo inspirarle la conducta que desde aquel día observó para con el general Contreras, cuyas quejas, si no del todo prudentes en ocasión tan crítica, podían explicarse por la falta de cumplimiento en su general en jefe de las promesas que le había hecho al salir de Tarragona y las que le estaba haciendo todos los días en sus comunicaciones. Como es de suponer, al ver Contreras burlada su esperanza de que los preparativos anunciados para el 24 en el ejército de socorro y los hechos en la plaza para secundarlos y conseguir el levantamiento del sitio, dieran el resultado feliz 🛦 que iban dirigidos, se expresó con la vehemencia de quien se encuentra en compromiso tan grande y con responsabilidades tan graves. Campoverde, teniendo por infundadas las quejas de su subordinado y por depresivo quizás el calor con que las expresaba, se dejó llevar á procedimientos nunca menos justos y prudentes que en tan crítica al par que solemne ocasión. Dice el brigadier Eguaguirre: «Lievado el general en jefe (como era frecuente) de las sugestiones de algunos que tenía 4 su lado, que ni eran buenos consejeros, ni los mejo-

<sup>(1)</sup> Suchet dice que edos reconocimientos envisdos el día anterior á Catllar y Torredembarra habian haliado la caballe ría española, la habian acuchillado y llevádose unos 60 prisioneros».

Sería junto à Catllar, y sólo él ha dicho seo, porque en Torredembarra fueron batidos sus jinotes.

res militares, cometió el despropósito de escribir una carta á ciertos jefes de cuerpos que estaban en la plaza, y otra al brigadier D Manuel Velasco, cuyo contenido era que algunos de los jefes citados se reuniesen, y entre si nombrasen un comandante general en el caso de que el que había tratase de rendir ó abandonar la plaza, la cual estaba intacta y en estado de defenderse. Exceptuaba de esta junta militar (contra todo lo prevenido en la ordenanza) a los mariscales de campo D Juan Courten, que mandaba la división exterior; á D. Francisco Carlos Cabrer, que era comandante general de ingenieros; al brigadier D. Pablo Mesma, que mandaba la división del centro; al coronel D. F. Sagueti (Saqueti), que desempeñaba la comandancia general de artillería; y á mi, que entonces mandaba el cuerpo de cazadores de Valencia, Almería, Almansa y el batallón de Saboya. En su carta nombraba los jefes que debían nombrar la junta militar, á los que aseguraba podían celar y vigilar si había debilidad ó torcida intención en el gobierno superior de la plaza, para lo cual, á nombre del Rey, daba todo el valimiento necesario para arrestar y tomar cuantas medidas juzgasen convenientes; pero que si nada de cuanto indicaba sucediese, pusiesen en eterno olvido el contenido del oficio.

En éste nombraba los jefes que debían celebrar la junta militar: de los seis que citaba, sólo tres existían en la plaza; los demás con pretextos acaso no los más honoríficos, se habían ausentado Tales eran los sujetos en quienes quería el general en jefe confiar la salvación de Tarragona. La carta dirigida al brigadier Velasco se concretaba á estimularle á que tomase el

mando, pues que con este objeto le había sacado de la Seo de Urgel Este oficial benemérito, el día mismo de la toma del puerto, pidió también su pasaporte para salir de la plaza, alegando por causa el haber estado en al segundo sitio de Zaragoza. (1)

No queremos detenernos en demostrar la torpeza, ya que la injusticia estaba bien patente, de la conducta observada por Campoverde en tales circunstancias, precisamente cuando, siéndole desfavorable la opinión, andaba él muy cerca ya de ser sometido á igual procedimiento.

Aquellas cartas fueron á manos de Contreras que, sin reparar en los sobres, las abrió y leyó. Sorprendido con su lectura, reunió á los generales y juíes puestos á sus órdenes, el gobernador de la plaza entre ellos, hermano de Campoverde; y después de exponer el estado lamentable en que se hallaban las fortificaciones y el crítico de aquel día por faltar los medios indispensables para su defensa, así en el material como en el personal, detallando todo y comentándolo, les dijo «que siempre que entre los concurrentes del consejo hubiere alguno que en tal estado defendiera la plaza más de un día, y que domostrase poderlo hacer sin la fuerza exterior, dejaba el mando en el acto, y haría el servicio como mero granadero» Contreras abandonó en segui-

<sup>(1)</sup> Eguaguirre, sin embargo, que había estado en los dos sitios, no quiso nunca abandonar la plaza en el de Tarragona bon tan interesantes los párrafos que Eguaguirre dedica á este episodro del artio de Tarragona, importan de tal modo para la inteligencia de aquel último periodo de la defensa, no bien apreciada generalmente, que ejecutaron Contreras y demás jefes, sus subordinados, que creemos deber comunicar integra en el apéndice núm 8 la relación de tan valiente soldado y celoso historiador de aquellos sucesos.

da la sala, y el consejo, tras de una deliberación todo lo detenida que es de suponer en caso tan grave, hizo levantar un acta en que se calificaban aquellas cartas de atropelladas á indecorosas para el general Contreras, quien debería continuar con el mando, acta que, redactada allí mismo por Eguaguirre, firmaron todos los vocales del consejo

¡Rara coincidencia! Al mismo tiempo se sujetaba a Pena del Ta Campoverde á procedimiento igual, más justificado lión. además, pues que su mando, según expusimos, reconocía un origen más revolucionario que legal y no había sido ejercido con fortuna que pudiera disculparlo. El vocal de la junta superior cerca del cuartel general, D. Valentín Segura, irritado de que no se hubiera puesto en ejecución el ataque de que se esperaba el levantamiento del sitio, y, acaso más, de que se sometiera á Contreras á trato tan bochornoso, teniéndole aquella corporación por el único sostén de Tarragona, solicitó para Campoverde lo que éste había ordenado contra el general jefe de aquella plaza. Pidió el día 25 que antes de haber transcurrido cuatro horas se formara un consejo de guerra, que él presenciaría, en que se adoptase una determinación conforme al espíritu de la ley referente al mando de un jefe que no respondiera de la defensa que se le hubiere encomendado Y como á Campoverde y no á Contreras achacaban la Junta y la opinión la pérdida, que ya se veía próxima, de Tarragona, se quería aplicar al Marqués la ley taxativamente señalada para el gobierno de las plazas si tiadas por el enemigo. Celebróse, en efecto, el consejo, en el que, manifestando Campoverde estar resuelto á defender Tarragona y no resolviéndose ninguno de los

jefes presentes à aceptar la responsabilidad que bacia suponer la exoneración del Marqués, se resolvió que no teniendo la plaza brecha abierta y constando la guernición de tropas escogidas y valientes, bastaba recomendar á Contreras una conducta enérgica, tal que, si no tenía éxito la defensa en los muros, la llevare á las calles como en Zaragoza y Gerona. No quedó la junta superior satisfecha con tal resolución y dirigió a Campoverde un oficio en que, á las reconvenciones más agrina, añadió la amenaza de responsabilidades severisimas ante la nación toda y ante el Principado que quedaria merme con la pérdida de Tarragona, inminonte ya según los despachos del general Contreras. «Tarragona, le decia el 27, va á expirar luego, luego, sus lamentos los renueva á V. E. esta Junta, y el muy próximo peligro de caer en poder del enemigo, lo verá V. E. por la adjunta copia del oficio que el Sr. Contreras ha pasado á la Comisión de esta Junta, que se halla en aquella plaza y que como dirigida á la Junta, se lo ha remitido por expreso. La suerte de Tarragona, según el mismo general, es fatalísima, y su resulta va à verse luego con llanto y luto de todo el Principado; de modo que si por la misma determinación del consejo de guerra ha de socorrerse por todos medios la plaza, quando esté en el último apuro, nos hallamos ya en el caso de hacerlo, pues que según el oficio del Sr. Contreras ya no puede ser mayor el riesgo de verse de un instante á otro presa del enemigo. Si la Junta observase, que esta exposición no es atendida, dexando de atacar prontamente al enemigo ó siguiendo el plan del Sr. Contreras ú otro bien convinado, se verá indispensablemente obligada à elevar à S. M. las cor-

tes Generales del Reyno, y al Consojo de Regencia, cuanto ha pasado hasta ahora desde el principio del sitio, con copia de los oficios y pasos que ha dirigido y practicado con V E., y lo hará manifiesto al Principado, para que sepa por quien se habrá perdido Tarragona, en caso que acontezca.»

Cuando esta comunicación llegó á manos del mar- Apurada elqués de Campoverde, la plaza de Tarragona estaba, tuación de con efecto, á punto de perderse para España. Los trabajos franceses se hallaban concluídos aquella noche, la del 27 al 28, y la artillería había completado el armamento de las baterías á pesar de los graves obstáculos que le había opuesto la española, hábilmente dirigida. Suchet comprendía la necesidad de una acción inmediata y decisiva, tanto por las noticias que llegaban del cuartel general de nuestro ejército, pronto, en su concepto, á ir en socorro de la plaza, como por los movimientos que hacía la escuadra enemiga. El día 26 habían aparecido á la vista de Tarragona varias inglesa de Jkerret. naves inglesas conduciendo un gran refuerzo de tropas que, desembarcaran en la plaza ó fueran á unirse al ejército español, constituían un grave contratiempo para los sitiadores, y el espectáculo de las lanchas que iban y venían incesantemente de la escuadra á la playa y de la playa a los buques, hacía presumir comunicaciones preparatorias de una acción combinada para impedir el asalto que, por eso mismo, no debía ya dilatarse. Las fuerzas inglesas de socorro habían llegado, en efecto, á la rada del Milagro, en número de 1 178 hombres puestos á las órdenes del coronel Skerret, que desembarcó la noche del 26 para ponerse de acuerdo con el general Contreras. No se había fijado en la en-

La fuerza

trevista el destino de aquellas tropas, dejándolo Contreras á la elección de Skerret, así en la plaza, si llegaban á desembarcar en ella, como en otro punto de la costa si preferian unirse al ejército de Campoverde. En ese estado de irresolución, Skerret volvió el día siguiente á Tarragona con los comandantes de artillería é ingenieros de su división; y después de un prolijo reconocimiento del frente atacado y de los medios de resistencia que pudiera oponer á los ya tan adelantados preparativos de los franceses, se retiraron á sus barcos para dirigirse al Vendrell y luego á Menorca, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos que pudiera hacer Tarragona si no era socorrida por su parte exterior (1).

Si todo esto aguijoneaba á Suchet como punzante estínulo para no perder ni aun momentos en su acción ofensiva, producía, por el contrario, en los defensores de Tarragona el colmo de la desconfianza que de tanto tiempo atrás les venía embargando. No volvía el marquée de Campoverde, á pesar de sus repetidos ofrecimientos de socorrer la plaza ó sepultarse en sus ruinas con los pobladores y las tropas de la guarnición; la división del general Miranda no había hecho mas que aparecer ante Tarragona para, como un relámpago, alejarse inmediatamente defraudando las esperanzas que hiciera concebir su presencia, las tropas

<sup>(1)</sup> Napier pone en hoca de Skerret estas palabras «Que estaba decidido á mantener sua tropas á bordo de los transportes, y á permanecer inactivo espectador de los esfuersos de la guarnición para la defensa de la importante plasa á cuyo socorro había sido (Skerret) enviados.

Debe lecrae el apéndice núm 9, con la relación, harto pere grina, en que el coronel Skerret explicaba su conducta, relación que, extractada, publicó la Gaceta de la Regencia

inglesas, por fin, cuya intervención podría creerse tan eficaz para la defensa, habían seguido el mismo rumbo que las valencianas, poniendo todo de manifiesto la impotencia de la plaza para defenderse con éxito feliz à la par que glorioso y la falta de voluntad ó la ineptitud, por lo menos, de los que tan sagrada obligación tenían de volar en socorro suyo. Pero aún hubo más; el día 27 escribia Campoverde á Contreras que, decidido á dar una batalla, puesto que no había otro recurso para salvar á la plaza, dispusiera que en aquella misma noche se embarcaran para Vendrell 3.000 hombres de las mejores tropas, entre ellas las de Iliberia y Almería, quedándole así en la guarnición 5.000, suficientes para la salida en el momento de conocer el mevimiento del ejército. Llevó el pliego el coronel O'Ronan, quien debía velver al Vendrell con aquella fuerza que Contreras creyó no deber negarse á entregarla, pero en vez de mantenerse en la rada para dirigir el embarque, O'Ronan se ausentó mientras la tropa le esperaba junto al fuerte de la Reyna. El barón de Eroles había estado al mismo tiempo en Tarragona y visto cuán precaria era la situación de la plaza, y su relato en el cuartel general, haciendo observar el abatimiento de las tropas que la guarnecían, decidió á Campoverdo y á los ingleses á un movimiento ofensivo con que se lograra sacarlas à salvo antes de que parasen en caer prisioneras del enemigo

Hay que insistir en tan triste apreciación para que se comprenda bien el desenlace de aquel terrible drama de la pérdida de Tarragona. No son motivos suficientes para explicarlo la fuerza del ejército sitiador ni lo hábil de su dirección; no, hay que engolfarse en





otro orden de consideraciones para convencerse de que los defensores eran de la misma raza de los de Zaragoza y Gerona, abrigaban iguales sontimientos patrióticos y se habían decidido en un principio á seguir su ejemplo y correr su suerte. El general Contreras se inspiraba en ideas semejantes; y cualesquiera que fuesen las condiciones de su carácter, no favorablemente apreciadas por algunos de sus contemporáneos, su valor, sus talentos militares, su experiencia de la guerra y su innegable patriotismo, hacían suponer en él la ambición de gloria y la constancia heróica que el mundo estaba acostumbrado á admirar en los españoles de aquel tiempo. Y la verdad es que no flaqueó un momento en su empeño de defender la plaza, aun reconociendo lo deficiente de las fortificaciones y lo escaso de los medios que le quedaban para conseguirlo con éxito.

El recinto interior era sumamente defectuoso. Sus muros eran muy antigues y débiles, por consiguiente, para resistir la nueva artillería. No tenía camino cubierto ni obra alguna exterior que fuera necesario al sitiador conquistar al acercarse al pie de los baluartes y de la cortina en que hubiera de abrir brecha. Quedaba, pues, inútil el recurso más poderoso en la defensa de las plazas, el de las sulidas, porque habrían de hacerse por puertas fáciles de observar y de estrecho paso, sin aorigo además para la retirada, siempre peligrosa y precipitada en tales operaciones. En Tarragona y en aquel período ya del sitio, eran únicamente practicables por la puerta del Rosario, y por ella se verificaron, pero sólo para impedir el establecimiento de una batería que comenzaron los franceses

con el objeto de enfilar todo el frente atacado desde el baluarte de San Pablo hasta el de Cervantes.

El general Contreras comprendía perfectamente todo eso y el gravísimo peligro en que se hallaba la plaza; evasión. por lo que iba acariciando la idea de que si, á pesar de sus instancias, no lograba el socorro exterior que se le había prometido, tomaría la resolución de abrirse paso á la cabeza de sus tropas por entre las enemigas para reunirse al ejército español, cuyas avanzadas se mostraban frecuentemente en las alturas próximas. Así es que al ofrecersele la crisis tremenda, ocasión única para llevar á ejecución pensamiento, si extremo, el más honroso en el gobernador de una plaza y de que bien gloriosos ejemplares había dado aquella guerra, tomó, cual vamos luego á ver, cuantas medidas pudieran conducir a su mejor exito, aunque desgraciadamente impracticables

Los franceses rempieron el fuego al amanecer del dia 28 con 22 piezas de grueso calibre, plantadas últimamente contra el frente de ataque, al apoyo, además, de las existentes en el fuerte del Olivo y en todas las baterías de antes establecidas y que pudieran tener acción sobre la ciudad. A pesar de las faltas cometidas por los sitiadores al construir las baterías de brecha, cuyos fuegos hubieron de variar, dirigiéndolos al lado derecho de la cortina de San Juan cuando ya se habia aportillado el izquierdo, hacia el que se habían abierto las comunicaciones necesarias para marchar al asalto, y á pesar de que nuestra artillería hizo estragos en las obras del enemigo, a las cinco de la tarde se veía abierta y practicable una ancha brecha en el sitio indicado, sin defensa, además, desde los baluartes próximos, pues

Proyecto de

que habían sido desmontadas las piezas en el de San Pablo y reducido al silencio el de Cervantes al volares su repuesto de municiones. Bien se comprendía que á la apertura de la brecha sucedería inmediatamente su asalto; y Contreras se dispuso á realizar su proyecto de evasión en el momento más oportuno, aquel, quizás, en que, al verificarse el asalto, se hallara más distraida la atención del enemigo «La operación, dice un testigo presencial, era de mucha importancia, pero muy arriesgada, exigía mucha meditación y serenidad » Los franceses ocupaban con fuerzas considerables y tenían cortadas con fortificaciones las avenidas de la plaza en el camino de Barcelona y los altes del Ermitaño, Loreto, el Olivo y otros varios hasta la línea de ataque, y haciase imposible el embarque con el grueso de la guarnición por la vigilancia que ejercian los sitiadores desde las baterías levantadas en el muelle y otros puntos que dominaban la bahía del Milagro. El único paso que quisás pudiera aprovecharse era el que media entre el Olivo y Constanti, cuartel general del ejército frances, puntos, sin embargo, los menos guarnecidos por creerse los más seguros. En tal concepto, se hicieron cuantos reconocimientos eran posibles sin despertar sospechas, hasta se formó un croques para mejor establecer el plan de la salida y, una vez resuelta, se señaló la hora de las ocho de la noche del 28, la probable, repetimos, del asalto. Al principiar éste, la guarnición emprendería la salida por la poterna del Rosario, verificándola en tres cuerpos: el de vanguardia, de 1 500 hombres, con el coronal Roten, al del cantro, de 2.000, con el general Courten, el Estado Mayor y la impedimenta, y con el brigadier Eguaguirre,

la retaguardía de 2.900, de ellos 400 granaderos que, al entrar los franceses en la plaza, se retirarían en escalones, al mismo tiempo que 1.000 cazadores entretuviesen con su fuego el de la primera paralela y otros 1.000 cerraran la marcha, formados en columna. Se inutilizaría la artillería clavando en el momento preciso las piezas; el general Doyle se encargaría del embarque de los heridos transportables, y se escribió una carta á Suchet, rogándole se mostrara humano para con los militares y paisanos que encontrara en la ciudad al asaltarla. Por fin, y para ganar tiempo en lo posible, se puso en defensa la Rambla, aislándola para detener á los franceses, ó á lo menos, moderar su marcha al invadir la población en su parte más concentrada é importante.

Pero todas esas medidas, en lugar de evitar, exigían la defensa de la brecha, para que los cuerpos de la guarnición aprovecharan el tiempo que durase la resistencia á fin de salir de la plaza con el orden necesario en tan difícil y peligrosa jornada. Para mejor conseguirlo, Contreras estableció frente á la brecha los granaderos provinciales, muy escasos de fuerza, y el regimiento de Almería, que la tenía numerosa y muy acroditada también. Al ataque de la brecha debían contestar lanzándose á la bayoneta sobre los franceses con tal impetu y furia que los escarmentaran para no repetir el ataque. Con tales disposiciones, con arengar á la tropa en nobles y patrióticas frases, repartiendo vino, aguardiente y tabaco en abundancia, y sobre todo poniéndola á las órdenes y bajo la dirección del valiente brigadier D. Pablo Messina, jefe de la primera linea durante el sitio, creyó Contreras en el éxito de su

Tomo z 20



proyecto, único, ya lo hemos dicho, de su salvación.
¡Único, pero tardío yal ¡La actividad de los enemigos y el estado de los ánimos en la guarnición se encargarían de inutilizarlo por completo!

El sealto de la plaza,

Suchet había reunido en les trincheras tres columnas de tropas escogidas: una, al abrigo de las casas próximas al baluarte de San Juan y en la segunda paralela; en el centro, etra, y la tercera, hacia el extremo requierdo de aquella misma trinchera. Irian á la cabeza de las columnas oficiales de ingenieros con los zapadores necesarios, y las mandaba el general Habert, 4 quien apoyaria con una fuerte reserva el general Ficatier, aquel día de trinchera, y en la izquierda el general Montmarie, que con cinco batallones tenía la orden de apoderarse de la puerta del Rosario y envolver las obras interiores que hubieran levantado los defensores. Durante el asalto, el ejército francés entero, formaría en las trincheras y en sus campamentos respectivos, y el general Harispe se encargó de cubrir con los italianos el camino de Barcelona por si los situados trataran de evadires por él. Y á la señal dada, hacia las cinco de la tarde, por cuatro morteros, cuyo estruendo hizo resar el del fuego de los sitindores sobre los muros de la plaza, las dos primeras columnas se lanzaron al ataque de la brecha. Ya estaban corca, aun teniendo que recorrer un espacio todavia considerable, accidentado en parte por algunos setos de pitas y otros arbustos, cuando una descarga á metralla de tres piezas montadas en el fianco derecho del baluarte de San Juan, haciendo gran estrago en la primera columna, la contieue y la pone en la mayor confusión. No sufre igual descarga la segunda, la cual puede asi llegar al pie de

la brecha; pero la esperaban en la cresta los defensores que con el fuego de sus fusiles, las granadas de mano y la bayoneta, rechazaron á los asaltantes, arrojándolos, con el impetu que les recomendó Contreras, hasta el pie del muro, envueltos en el polvo y las ruinas de la brecha, donde apelan al último y único recurso de los vencidos, al de responder con al fuego al de los vencedores. Ni alli se creyeron seguros los franceses y fueron á cubrirse con el inmediato baluarte de San Pablo, en espera del refuerzo de una reserva que salió de la paralela con el general Habert, á su frente varios jefes y oficiales de Estado Mayor, hasta los ayudantes de campo de Suchet. ¡Tan crítica se consideró la situación del ejército imperial en aquellos momentos! (1).

Aun así fueron rechazadas las columnas francesas hasta tres veces, superando al fin la brecha, guiadas por los ingenieros, cuyos oficiales, heridos y todo, se mostraban resueltos á ganarla ó perecer (2).

(1) Dice Suchet en sus Memorias: «La fortuna parece vacilar un momento. El general en jefe manda que avance una reserva; precipitanse todos sus ayudantes de campo, acude un batallón de oficiales, el general Habert, el coronel Fiorestan Pepe, el comandante Ceroni, los oficiales de ingenieros, los ayudantes de campo Meyer, Saint-Joseph, Ricard, Auvray, Desaix, de Rigny, d'Aramon, los jefes de las columnas y de las compañías, todos se abren camino con intrepides»

Vacant describe así la impresión de aquel momento. «Ya, dice, ya el mismo general Suchet se descorazonaba; y ya ante él se ofrecia el triete espectáculo de un ejército, después de inmensos trabajos, obligado á levantar el aitio... etc.. Aquí el ingeniero italiano narra el hecho heróico de un compatriota anyo, Bianchini que à solicitud propia va al asalto y después de varios contratiempos y de haber recibido muchas heridas, logra ganar el muro, para un instante después morir-entre las

bayonetsa de los capañoles.

(2) Es muy extraño que Contreras descuide la narración de suceson tan notables y tan honrosos para la guarnición de Tarragona Recuerda que fué rechasada la primera columna, pero afiadiendo que sus soldados no siguieron las instrucciones



La tercera columna francesa, entretanto, se había dirigido á la puerta del Rosario. Detenida al principio ante las barricadas con que la tenían cubierta los sitiados, el general Montmarie, que se adelantaba por el campo y bajo el fuego de las obras exteriores, logró, por fin, llegar á la puerta, que le fué abierta ¿por quién había de ser? por el capitán Vacani que parecía poseer el don de la ubicuidad.

Para entonces los asaltantes de la brecha la habían auperado y, ganadas también las obras interiores que la protegian, esparcidose en número inmenso, en el de casi todos los que formaban ante aquel frente de la plaza, por ambos lados del muro y por las avenidas todas que conducian á la anchurosa calle ó paseo de la Rambla. Ya todo fué confusión y muerte. Franceses y españoles envueltos en un torbellino de sangre y humo so internaron en la ciudad entre los estampidos de la fusilería que cruzaba sus fuegos de un bando á otro y los gritos de victoria de los invasores, los de socorro de los sitiados y las improcaciones é improperios de todos. No es fácil pintar el cuadro que muy pronto ofreció la infeliz Tarragona en cada una de sus calles ó plazas, an las casas, sobre todo, á que fueron acogiéndose los habitantes de la ciudad y los soldados de la guarnición. Dichosamente para ese fin existe el testimonio de

que les había dado, y que Almería cedió luego el terreno en que debía sostener á los granaderos.

Egusguirre usa también un lenguaje exageradamente lacónico, rá pesar de todo, dice, tres veces que los franceses intentaron á toda costa pasar la brecha, fueron constantamenta y con el mayor heroisme rechasados, hasta que fué muerto al comandante que la mandaba.»

Hay que apelar á los franceses para conocer les detalles de aquel asalto.

4 a for 4 4 4 4 b a f a b

excepción de un valeroso é inteligente actor en tan lamentable tragedia, que la describe como ningún otro lo ha hecho y nunca podriamos hacerlo nosotros.

He aquí la relación del brigadier Eguaguirre

«Inmediatamente que feneció éste (el comandante de la brecha), y se aumentó la fuerza de los asaltadores, fué montada. Serían las cinco y media de la tarde cuando el resto de los bravos granaderos provinciales de Castilla la Nueva y varias compañías de Almería se vieron venir envueltos y batiéndose á la bayoneta con los franceses por la calle de San Juan en el mismo momento que el general Contreras estaba exortando al regimiento 1.º de Saboya y otros varios cuerpos. No se había hecho mas que recibir la noticia del asalto por un parte verbal (comunicado indiscretamente en voz que pudieron percibir los soldados), cuando los cuerpos ya aterrados de antemano principiaron á titubear y removerse. El general de la plaza y algunos otros oficiales generales y jefes particulares de cuerpos, dando ejemplo y espada en mano, comenzaron á animar la tropa. Esta, al punto de verse en la presencia del enemigo se dió á huir, sin que la pudiese contener ni el ejemplo de los generales, ni el esfuerzo de los jefes y oficiales, que manifestaron el mayor valor y serenidad En aquel momento los franceses no pudieron observar este movimiento; y cuando, envueltos con los granaderos provinciales y algunas compañías de Almería, entraron en la Rambla, ya se habían reunido no sin gran trabajo muchas compañías de varios cuerpos. Éstas, en unión con los granaderos provinciales y fusileros de Almería, sostenidos todos por los fuegos de los dos batallones del regimiento de Almansa, que estaban colocados en las aspilleras de las casas y en los parapetos de las bocacalles, contuvieron algunas horas á los francesos en esta segunda línea, pero observando que los que estaban en las aspilleras sacrificaban indistintamente á los soldados de ambas naciones, se mandó suspender el fuego de fusilería, y sólo lo usaban los que estaban en la misma calle de la Rambla »

«Entretanto, mandé yo que el ayudante de mi batallón, D. Juan Ramos, pasase á la línea de San Magin y si Rosario, y condujese á la Rambla el cuerpo del de cazadores de Valencia de mi mando. Cuando este oficial quiso ejecutar esta orden, ya el mariscal de campo D. Juan Courten había cerrado la puerta de San Magín, y parte de la división exterior de su mando se hallaba ya al frente de la columna staliana y cazadores núm 24, que por el Lorito, Ermitaño y casa del Portazgo del camino real de Barcelona bajaban á atacarle. Interin sucedia esto en lo exterior de la plaza, en la Rambla se introducían más batallones franceses. Cerca de 1.500 granaderos enemigos algo embriagados, alentados con los gritos y alaridos de los jefes y oficiales, entusiasmados con el ejemplo de sus generales que marchaban á la cabeza de la columna en los mayores riesgos, y sostenidos por cuatro batallones de linea, trabaron con los nuestros una lucha la mas encarnizada que jamás ha visto la humanidad (1). Poco después de haber entrado en la Rambia cesaron por una y otra parte los fuegos de fuedería y sólo as usaba de la bayoneta: un fuerte tiempo se manejó esta arma

<sup>(1)</sup> Thiera dice. «Tal fué ese horrible asalto, el més furioso quinés que muca se haya dado, al menos hasta aquella época »

con una bizarría increible hasta que, sacrificados la mayor parte de oficiales y soldados, fué preciso retirarse á las escaleras de la catedral, porque los franceses luego que montaron la brecha, al paso que unos se dirigieron envueltos con los granaderos provinciales sobre la Rambla, otros, que sucesivamente iban pasan do la brecha, se corrían por la puertecilla que hay por encima de la puerta de Reus, que se abrió por el coronel Canaleta, y pasaban á la plazuela de San Francisco, desde donde atacaban y fusilaban por la espalda á los soldados españoles que estaban defendiendo los parapetos de las bocacalles de la Rambla »

La resistencia que en las escaleras de la catedral se hizo fué poca, porque acuchillados la mayor parte de los oficiales y soldados que estaban en las aspilleras de las casas en donde se introdujeron por detrás, y privados de contener la intrepidez y arrojo de los franceses en la calle de la Rambla, eran infructuosos todo empeño y toda resistencia, mucho más cuando la división exterior, que en columna corrada quiso abrirse paso por la parte de Altafulla, estaba hecha prisio nera. Ya desde este instante el enemigo fué dueño de la piaza, y pudo obrar á su arbitrio» (1).

Cuando el general Contreras, después de, arengando á los de Saboya y dirigiéndolos espada en mano contra los franceses que habían superado la brecha, vió que no era posible restablecer el combate por aquel lado, se dirigió á la puerta de San Magín para reunir cuanta gente pudiese y cargar de nuevo á los





Allf fue muerto el gobernador Genzález, hermano de Campoverde.

enemigos ó abrirse paso al campo como antes tenía proyectado.

Aquellas tropas, inhábiles ya para esfuerzo como eso representa, fueron inmediatamente arrolladas; y, herido Contreras y prisionero, todas se dispersaron por la ciudad ó, descolgándose de las murallas próximas, cayeron en poder de los franceses situados ya al pie de ellas. Los que antes habían creido salvarse por el camino de Barcelona, lo hallaron interceptado por Harispe y los italianos de su división. Intentaron abrirse paso, pero, no pudiendo romper la caballería que fué la primera fuerza enemiga que hallaron al emprender la marcha, se acogieron en la orilla del mar al amparo de la artillería de la secuadra, cuyos fuegos no lograron avitar que los españoles, perdida toda esperanza de salvación, de rindiesen, excepto unos pocos que procuraron inútilmente volverse a la ciudad ó, lanzándose al agua, refugiarse en las naves inglesas.

Noche aupantosa.

Aquella noche fué horrible; así lo confiesan los mismos franceses cronistas del sitio. No en vano había escrito Suchet en su parte del día 26 que si la guarnición esperaba al asalto de su último recinto, temás de verse obligado á hacer un ejemplar terrible y llenar de espanto para esempre à Cataluña y España toda con la destrucción completa de una ciudad. Y sus temores se realizaron; porque, si no nuevo en aquella guerra en que se disputaban el premio de la ferocidad dos pueblos, el francés y el británico, que presumían de ser los más cultos y generosos de Europa, el espectáculo de Tarragona asaltada en 1811 es de los que no puede olvidar la inagotable longanimidad de los españoles. Si los generales y oficiales franceses, despoés

de terminado el combate en las calles y rendida la guarnición, trataron de calmar la furia de sus soldados ¿quiénes sino ellos y su jefe supremo fueron los que, en premio de su valor y de sus sacrificios, les ofrecieron la venganza y, en ella, el saqueo, las violaciones y asesinatos que son su cortejo inseparable? No hubo compasión para los paisanos, sacerdotes, ancianos ni niños, mujeres del pueblo y de los monasterios; todo fué atropellado, robado y asesinado por los invasores, entre los que no quisiéramos recordar las categorías y grados. El mismo Suchet debió aterrarse ante el espectáculo que se le ofreció al entrar en la ciudad, cuando se salió inmediatamente de ella para encerrarse en Constantí durante los tres días que duraron tan bárbaros, tan salvajes atentados (1).

Así cayó Tarragona después de un sitio de cincuenta y cuatro días en que los ingenieros del sitiador hicieron más de 5.000 metros de trinchera, coronaron los caminos cubiertos de cuatro obras y prepararon varios descensos al foso de las fortificaciones de la plaza; en que los artilleros construyeron veinticuatro baterias armadas con 64 piezas y abrieron nueve brechas haciendo 42.000 disparos (2). Los partes franceses no elevan el número de las bajas que tuvo su ejército más allá de 3.000 entre sus muertos y heridos, con 142 Bajas



<sup>(1)</sup> Pero no es posible renunciar à la descripción de las escenas de que iné teatro Tarragona en equella espantosa jornada, y cuanto podemos hacer para no ennegrecer más tan triste cuadro, es trasladarlo al apéndice num. 10, copiando el que nos ofrece el Sr. Recaséns en su ya citado libro «Tarragona en la Guerra de la Independencia».

<sup>(2)</sup> Dice Belmas que de esos 42.000 disparos, 30 000 fueron con balas, bombas y granadas recogidas por los franceses y pagadas á los soldados que las habían presentado.

oficiales, de los que 14 del Estado Mayor. Los historiadores, aun de su misma nación, suponen mayor ese número y lo hacen subir hasta el de 4 300 por lo menos; y hay que considerarlo todavía inferior al verdadero si se calcula por el de los oficiales de ingenieros puestos fuera de combate que fueron 22 y los de artillería que 18. El general Contreras supone que los franceses perdieron más de 12.000 hombres, cifra exageradísima, pero que hace presumir la también exagerada en sentido opuesto que señalan Suchet y los que fingen creerle.

Nuestras pérdidas habían sido escasas hasta el día del asalto. Desde entonces hasta la completa sumisión de la plaza hay que clasificarlas para mejor apreciarlas Pereció mucha gente en aquel día y los dos siguientes, pero no toda, ni mucho menos, de tropas de la guarnición. El mayor número pertenecía á la del pueblo, sorprendido en las casas y calles de la ciudad, victima de la crueldad de los invasores y airviendo de pretexto su asesinato para el saqueo y los atropellos de distinto género cometidos por la soldadesca imperial Pudieran entre todas esas bajas sumar unas 6.000, computo que hizo el general Contreras, aunque en rigor fueron menos; pero el mayor número fué el de los prisioneros, también exagerado en el parte de Suchet, considerable, sin embargo, por comprender toda la guarnición que ya hemos visto era de 8.000 hombres (1). Quedaron entre esos, prisioneros también, los

<sup>(1)</sup> Cualquiera que les á Thiers y tome por exactos los de talles con que se complace en confirmar sus asertos, creerá mucho mayor de lo que fué, y lo fué grande, el desastre de Tarragona Supone de 18,000 hombres la guarnición y de 10,000

AF ABL NOOF

generales Contreras, Courten, Cabrer, Messina, Saquetti y varios coroneles, no pocos, jefes distinguidisimos de los cuerpos de la guarnición y del estado mayor de la plaza. Contreras, herido, según ya hemos dicho, fué llevado al alojamiento de Suchet que le echó en cara su obstinación en la defensa, causa de los horrores cometidos por los soldados franceses en la ciudad. La contestación del general español no pudo ser más digna y ha merecido los elogios de cuantos tienen en algo el honor del jefe de una plaza y el deber que imponía á los de aquella guerra que tantos ejemplos estaba dando de heroismos de tal género. Respondió «aunque la ley prescribe que el asaltante si penetra, pueda entregar al saqueo y al cuchillo la guarnición y habitantes, y que por esto señala para poder capitular el momento antes de verificar el asalto, no por eso prohiben las leyes que se defienda la guarnición y pro-

Eguaguirre trae el estado de los muertos en la tarde y noche del 28. Hele aquí:

| Tropa degoliada | 2 500 |
|-----------------|-------|
| Palsanos        | 2 800 |
| Mujeres         | 200   |
| Niños           | 130   |
| Total           | 6,630 |
| AUTAL           | D,000 |

Nota. En el número de tropa van comprendidos toda classe de empleados de oficinas, comisarlos de guerra, cirujanos y demás, y en el número de paisanos, mujeres y niños los mu chos que creian salvarse encerrados en sus casas, y que tuvie ron que tirarse por las ventanas à la calle, ó percer en las llamas luego que los mónetruos incendiaron la ciudad por varios puntos.

el número de los prisioneros, con lo que debiera ser de 8.000 el de las bajas que, sin embargo, él hace descender á 6 ó 7 000, pero de muertos. No le hubiera fattado á Campoverde fuerza en su ejército para operar en socorro de la plaza de ser exactos los cálculos de Thiers.

cure rechazar los asaltos: que yo me resistí porque tenía fuerzas suficientes para haber rechazado las suyas, lo que no dexaría de haber logrado si se hubiesen obedecido mis disposiciones según las dí: que además esperaba socorros al día siguiente del marqués de Campoverde, de la marina, etc.: que habiendo resistido hasta verme con la brecha abierta habría pasado por cobarde si no me hubiese atrevido á defenderla, y que ninguna ley prohibe procurar rechazar los asaltos » (1)

Justicia ó hipocresía, Suchet se dió por convencido y en adelante trató á Contreras con gran distinción, procurando, aunque en vano, atraerle á su campo. Invitándole con frecuencia á su mesa, entablaba con nuestro ilustre compatriota discusiones militares y políticas á que convidaba la erudición de quien, á su talento no común, reunía la experiencia de los viajes realizados por toda Europa y la de aquella guerra excepcional. No por eso dejó Suchet de imponer toda clase de precauciones para evitar que Contreras lograra fugarse, é hizo que le siguiese en sus operaciones sucesivas hasta su regreso á Zaragoza en septiembre del mismo año. Desde allí le hizo escoltar hasta Pau, de donde con Courten, Cabrer y Bassecourt, su jefe de estado mayor, fué conducido al castillo de Bouillón, atravesando la Francia por Tarbes, Limoges, Fontainebleau, Rheims y Sedan (2).

Así consta en el recrito, ya citado, que publicó el general Contreras en 1813.

<sup>(2)</sup> Del castillo famoso de Godofredo de Bouillón, huyó Contreras con otro preso, el caballero Bouvet de l'Onier, la noche del 1.º al 2 de octubre de 1812, descolgándose de su cárcel y después de una aventuradistma excursión por Francia, logran do embarcarse para Inglaierra el 1.º de junio de 1818.

Muchas observaciones y no pocos cargos se han di- Considerarigido al general Contreras por su conducta en la de-clones sobre fensa de Tarragona. Que no se le puede elevar à la regona. altura de un D. Mariano Alvarez es á todas luces evidente, pues ni poseía el carácter férreo del héroe de Gerona ni le ayudaron como á aquél las circunstancias que dieron al sitio de la ciudad del Ter el sello privativo hasta entonces de las catástrofes, pudiéramos decir, épicas de Sagunto y de Numancia. Contreras, como Alvarez, se vió burlado en las esperanzas que le hacía concebir la vista de un ejército destinado á su socorro; pero no sufrió ni es de presumir hubiera nunca sufrido los rigores del hambre, por mucho empeño que hubiesen puesto les franceses en cortarle sus comunicaciones con la escuadra surta en la bahía del Milagro. No luchando con tan terrible azote ni con el del contagio, que son generalmente los que provocan la intervención disolvente de los pueblos sometidos á tales pruebas en la acción de las fuerzas militares de las plazas sitiadas, Contreras no necesitó recurrir á severidades que si no ejerció Alvarez fué porque los gerundenses en su mayoría se inspiraban en los mismos sentimientos de patriotismo y lealtad que él. Quizás en Tarragona, dadas las mismas circunstancias, hubiera podido España admirar iguales disposiciones, pero aquéllas eran muy distintas, y tropa y pueblo se dejaron impresionar por ellas hasta desfallecer á punto de haber comprometido su suerte en aquel caso y su honra para siempre. Porque si no el concepto de los sitios de Lérida y Tortosa. que tan rebajado quedó entre los españoles y especialmente entre los catalanes, tampoco mereció el de Tarragona el generalmente formado en la opinión. Estaba ésta acostumbrada á esfuerzos que, an hipérbole, podrían conceptuarse de sobrehumanos; y no ya los que las leyes militares tienen por prudentes é inspirándose en un espíritu elevado de patriotismo, sino que as hacía precisoque fueran extraordinarios, en sumo grado, repetimos, sobre la esfera de las fuerzas humanas, para que se satisficiese esa opinión, más exigente en España que en ninguna otra parte por la costumbre, entonces, y el amor propio, siempre, y el orgullo, digámoslo de una vez, la arrogancia de nuestros compatriotas.

La entrada y salida, no poco frecuente, de tropas enviadas de fuera para la guarnición ó el secorro de la plaza, haciendo en el soldado desvanecerse la esperanza del descanso ó del alivio en sus fatigas y pelígros, las vacilaciones de Campoverde; sus promesas de auxilio inmediato ó de su regreso á participar de la suerte de los aitiados, acabando con la confianza que habían inspirado su conducta militar anterior y su elevación al mando por el voto y la acción de los mas exaltados patriotas, la ausencia de tantos jefes y oficiales y la de las personas más influyentes por su posición y riqueza en la ciudad; el fracaso, en fin, de aquella operación del día 24 de junio, tan esperada como término feliz de las penalidades del sitio; todo eso tenía impresionada nuestra tropa de la manera triste que ya hemos apuntado anteriormente, privando á sus generales de abrigar proyectos de dofensa como los que indudablemente hubieran llevado á ejecución á semejanza de Alvarez y Palafox, de Herrasti ó de Estrada por lo menos. Y de eso nadie tuvo más responsabilidad que el marqués de Campoverde. No

le faltaron, ciertamente, estímulos, pues que, por encima de los que no escaseó la Junta superior de Cataluña que, sin cesar un momento en sus reclamaciones para que acudiese al socorro de Tarragona, le facilitaba cuanto pudiera ella darle, le aguijoneaba el gobierno con órdenes é instrucciones las más apremiantes y, lo que es más todavía, con los refuerzos que le dirigía, ya de Valencia con el general Miranda, ya de la isla de León con el coronel Skerret. Cataluña entera le ofrecía su concurso, pero ni lo supo utilizar, ni atendió al clamoreo general que resonaba en el Principado para que salvase aquel pedazo precioso de su territorio, del que se hacía depender la suerte de todo él. Que temerta ser vencido, se comprende muy bien y es probable que lo hubiera sido, conocidas las condiciones de sus tropas comparadas con las del enemigo, y las propias personales suyas con las de tan hábil y experto general como Suchet; pero éste lo ha dicho en sus Memorias: «Cada día, cada hora nos ponía mas en la necésidad de vencer; y no había que perder un instante. > Esas palabras revelan bien elocuentemente que cualquier movimiento que el ejército español hiciese para el levantamiento del sitio, retardaria el asalto, y, entretanto, ese podían calcular los nuevos obstáculos que cupiera oponer á la acción de los sitiadores, ya dentro, ya fuera del recinto de la plaza? Tal priesa creía Suchet deber imponerse, que, fijada la bora del ataque para el anochecer, la adelantó á las cinco de la tarde, diferencia notabilisima en el solsticio de verano, temeroso de que le encontraran en lo más recio del combate por las calles las tropas de Campoverde, anunciadas para el 29 y que, sorprendiéndole en tal situación, le hubieran de seguro derrotado.

El Marqués, de haber maniobrado hábilmente y sobre todo con la diligencia enérgica que imponían las circunstancias, hubiera hecho más circunspecto á Suchet en las operaciones del sitio; habría reanimado el espíritu de los sitiados para extremar la defensa y llevarla, quizás, á los límites de las de Zaragoza y Gerona, y cubiértose de gloria haciendo levantar el campo á los imperiales (1).

¡Qué diferencia! Tarragona, sin descender á su comparación con Lérida y Tortosa, si no lograba orlar su brillante escudo con el laurel de la victoria, lo habría cubierto con las palmas, tan gloriosas ó más, del valor desgraciado y de la abnegación patriótica en el grado heróico á que aspiraba su bizarro gobernador.

No es, pues, á éste al que debe culparse de la catástrofe de Tarragona. Hay quien le ha representado levantisco, murmurador y díscolo. De ahí el que se le hayan atribuído conversaciones con sus oficiales y con los prohombres de Tarragona dirigidas á impresionarlos del temor de hacerse desesperada la situación de la plaza, señalando las malas condiciones defensivas de la fortaleza, la falta de cumplimiento en las promesas de Campoverde y lo imposible de, así, resistir la pujanza del enemigo (2). No le esculparemos en ese pun-

<sup>(1)</sup> El capitán Codrington, para quien todos lo hicieron mai en Tarragona y que acusaba à Contreras de indecisión, escribía el 12 de Julio à Sir E Pellew: «El marqués acusa à los generales Caro y Miranda, este último le devuelve sus acusaciones, y yo mu inclino à creer que dando fé à lo que uno dice del otro, cada uno de ellos no recibe otro reprochs que al que merece la ignominia de su conducta».

<sup>(2)</sup> Toreno, que debió conocerle personalmente, dice de él: «Contreras no pensaba en rendiras, y justo en decir que sobré-

te; pero ¿qué gobernador de plaza en casos parecidos no ha producido y multiplicado quejas y reclamaciones procurando el modo de salir airoso de ellos? Otras fueron las causas, y ya las hemos expuesto, las que produjeron aquella por entonces irreparable desgracia.

Ni por éso se abatió, como se temía, el espíritu público en España, ni aun en Cataluña con ser la provincia que de mas cerca habría de sentir sus efectos Los primeros momentos fueron de estupefacción y desánimo al ver estériles tantos sacrificios como llevaba hechos el Principado en más de tres años de tan fiera pelea. Pero sobreponiéndose la ira al temor, ein arredrarse por la incomunicación en que quedaban por mar, su vía más importante para recibir los auxilios que pudieran necesitar, y mirando en la Montaña, en sus riscos principalmente, y en las pocas fortalezas que aún se mantenían allí mespugnadas su ulterior defensa, los catalanes recobraron pronto el ánimo gallardo y la incansable energía que siempre ha caracterizado á sus antepasados desde la más remota antiguedad. ¿No les quedaban todavía los Eroles y Mansos, los Roviras y tantos otros indomables campeones de su independencia para vengar la reciente derrota, si de élla pretendiera el enemigo aprovecharse para acabar de someterlosº Renació, pués, á los pocos días el valor que la pérd da do Tarragona parcera haber trocado en desmayo, y se dispuso Cataluña a continuar resistien-

banie bríos y honra para cometer villanía alguna. Era sólo hombre de mal contentur, presuntuoso, y que usaba con poco recato de la palabra y de la pluma.»

De la pluma, no, porque no puede darse una más suavemente templada que la que usó en la redacción de su memoria de 1813.

do, aun sin fiar ya en la suerte que la había proporcionado la sorpresa del castillo de Figueras, que bien pudo ver en aquellos dos meses no daría el resultado que de ella se esperaba.

El ejército fué el que más sufrió con la caída de Tarragona en poder de los franceses. Comprendió, con su impotencia para escarmentar la acción de enemigo tan bien organizado y dirigido como el de Suchet, el desairado papel que había representado durante el sitio de aquella plaza; y compuesto de elementos que en la guerra de la Independencia se consideraban heterogéneos por corresponder á diferentes provincias, mejor que à reconcentrarse más y más para oponer mayor resistencia, se inclinó á disporsarse y hasta á disolverse. Que no otra com sucedió desde el punto en que se supo la catastrofe de Tarragona. Deede su general en jefe que aturdido de tal golpo, que en su ceguedad creía remoto aún, demostró su falta de previsión en las marchas y contramarchas que sus vacilaciones le hicieron emprender, hasta las tropas que, é pidieron su regreso, unas, al país de que procedian, intentaren acogerso, otras, á la Montaña para, en unión con los catalanes, proseguir la lucha, y, no poess, buscar en las guerrillas de Aragón y Navarra 4 quienes secundar en su acción que tentan por más fecunda para la defensa nacional, todos, generales, oficiales y soldados se mostraron decididos á no continuar con una organización que ningún fruto había proporcionado. Campoverde comprendió cuál era el espíritu que dominaba en el ejército de su mando; y en su marcha de Igualada á Cervera, el 1 º de julio, reunió en consejo de guerra á los generales que le acompañaban, para

que se determinara el destino que convendría dar á las fuerzas que formaban el ejército y la dirección mejor á las operaciones sucesivas. Por cinco votos, los generales San Juan y Caro y los brigadieres Santa Cruz, García Carrasquedo y Velasco, contra el de Sarsfield y el del general en jefe, se resolvió que la división valenciana y la caballería de la misma provincia volvieran al ejército de su procedencia, dedicándose el resto de las tropas á continuar la guerra en Cataluña como les fuera dable y en un ón con sus imperterritos naturales (1).

En otro capítulo recordaremos las consecuencias que tuvo la pérdida de Tarragona, la cual, unida á la todavía reciente de Tortosa y Lerida, parece que debería haber producido la sumisión de toda Cataluña que, azí, quedaba aislada del resto de España por mar y tierra, y que, sin embargo y de su proximidad al imperio frances, continuó oponiendo una resistencia que

<sup>(1)</sup> Hasta en la comunicación oficial en que se dió parte del resultado de aquel consejo de guerra, se consigna que fueron cuatro los votos que decidieron la marcha de los valencianos á su país; y nosotros hemos podido deducir de la lectura detenida de los votos que publicó la Junta superior de Cataluña en su Manifiesto, que fueron cinco y no cuatro, como han dicho cuantos han historiado aquellos sucesos. Eso sin contar al general Miranda que, aun presenciondo el consejo, protestó que no debía asistir por no ser de aquel ejercito (el de Cataluña), y tratarse de asuntos correspondientes a el.

No es de poca monta cea divorgencia en el recuento de los votos, por lo que trasladamos al Apéndice núm. 11 el documento integro que acabamos de citar cual comprobante de nuestra rectificación. Así se verá que hubo quienes aconseja ron la marcha también de las tropas que no fueran catalanas, aun perteneciendo al ejército regular del Principado

## 324 GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

hace honor á aquella verdaderamente privilegiada provincia de nuestra España. Tenemos que compartir con la ya excesivamente larga relación del tan debatido sitio de Tarragona, la de sucesos, también importantísimos para la suerte de las demás regiones, azotadas también por la guerra de que todas al fin habrían de salir orladas con el laurel de la victoria.

## CAPÍTULO IV

## AMÉRICA

Disturbios en América. - Sublevación de Caracas - Agentes franceses en los Estados Unidos -Sublevación en Buenos Aires —En nueva Granada. En el Perús Acción de su vi rrey en Buenos Aires.—Pronunciamiento de Chuquisaca – En Chile.—En Salta de Tucumán.—Batalla de Guaqui.—La de Sipesipe — En Méjico - El cura Hidalgo - El general Ve-Batalla de Aculco,-Reconnegas — Acción de las Cruces quista de Guanajato.—Término de la insurrección.—En las Floridas. Situación general á fines de 1811, —Discusión sobre la representación americana en las Cortes. Destierro de los anteriores regentes —Pretende la Infanta Carlota la Regencia.—Es rechazada en pretensión —Gestiones de Inglaterra.—Nuevas complicaciones.—Gaditanos y franceses.

Como si fueran pocas las desgracias que pesaban sobre España en lucha tan abrumadora como larga y en América. de éxito de mil diversas circunstancias dependiente, aún habría de asomar por los más remotos horizontes de su vasto imperio la repugnante faz de la discordia española haciendo sus acostumbrados estragos entre nuestros compatriotas de América. Acontecimiento es previsto el de la emancipación de una ó más colonias cuando el tiempo ó las alteraciones debilitan á la metrópoli para ejercer su autoridad con los medios y la energía necesarios si ha de mantenerla integra é indisputable. Eso es sabido, y no hay para que confirmarlo con ejemplos que la experiencia nos demuestra cada día. Pero si alguna potencia colonial ha sabido mantener unidas en su seno y á su suerte las posesiones

Disturbios

adquiridas con el genio y el talento de sus hijos ó súbditos, ha sido España macetra en el arte de asimilarse cuantos elementos étnicos ha encontrado en sus descubrimientos y conquistas desde los comienzos de la edad moderna. Más de tres siglos llevaba, al tiempo á que se refiere esta narración, de dominar en el vastísimo continente americano, y no se había levantado en él sino rara é impotente voz para protestar de tan legítima ocupación.

Cuantos enemigos, poderosos y todo, habían lanzado al mar la envidia y la rivalidad extrañas para arrebatarnos joyas tan preciadas como nuestras colonias de Ultramar, encontraron siempre en sus naturales, lo mismo que en los de la madre patria, el obstáculo más robusto y el escarmiento mas rudo á sus intentos de usurpación. Esa ha sido la historia eterna de nuestras colonias en América y Oceanía, prueba incontrovertible de la excelencia del caracter nacional para tan patriótico objeto y de las leyes, de ese modo de ser emanadas para el gobierno, civinzación y prosperidad de tan diversas y extensas regiones, adquiridas por el genio y el valor de los Colón, Magallanes y Legazpi 🛦 la sombra de la bandera española. No negaremos que se cometiceen excesos en la conquista de pueblos que repugnaran la dominación española, más habiéndolos tan poderosos como los del Perú y Méjico que se tenían por inexpugnables, pero ses que cabe á un corto número, como era el de nuestros aventureros en América, vencer la resistencia del tan superior de sus enemigos sin un valor extraordinario, que raye en furia, y am energias que al menor motivo se traduzcan en violencias y hasta en crueldades, disculpables, empero.

EPVAK K

por la extrema necesidad del triunfo y de la vida? ¿Es que Cortés y Pizarro hubieran llevado á cabo tan completa y felizmente su empresa con sólo las embajadas, los discursos, halagos y promesas que en un principio prodigaron á Moctezuma y á Atahualpa en nombre de su soberano? ¿Es que bastaban arte, ó habilidad diplomáticas, ofertas ni dádivas, por extrañas y admiradas que fueran, para persuadir á monarcas poderosos y soberbios de que debían aceptar religión, leyes y el predominio de monarcas y pueblos de que no tenían ni la menor noticia? Imponíanse, pues, la energía no sólo, sino que el rigor también y la violencia, las duras severidades del conquistador, provocadas por una oposición, no diremos que injusta, pero que echaría por tierra proyectos que iban, después de todo, dirigidos á la entrada de aquellos pueblos bárbaros en el mundo de la civilización. No es que, según ha dicho un sectario á la manera de los reformistas del siglo xvi, el falatismo y la avaricia se precipitaran sobre el nuevo mundo para que la sangre de pueblos pacíficos inundase las venas de las minas de que habría de extraerse el oro; no, porque al poco tiempo, ciudadanos españoles ilustres, y no lo niega el escritor aludido, y con ellos la cultura y las leyes de Europa, pasaron al recien descubierto continente para en él formar una sociedad, si nueva también, civilizada, religiosa y superior en ciertos accidentes por la mezcla y renovación de su sangre con otras razas (1)

«De todos modos, dice, los ambiciosos de la religión, entu-



<sup>(1)</sup> Para que no se extrañe el concepto de sectarlo que acabamos de atribuir à Schépeler, allà va un párrafo de su escrito en que se lo atribuye él à los católicos.

Nada podríamos aquí añadir á lo expuesto en el capítulo I del tomo anterior, á lo consignado, especialmente por el Sr. Argüelles, así en las Cortes de Cádis como en su interesante libro sobre la Reforma Constitucional establecida en ellas; no baríamos sino repetirnos, y con la exposición de argumentos que ya nadie refuta cansar la atención de nuestros lectores. Los americanos, ni sus soudo filántropos simpatizadores, nunca lograrán convencer de que España tenía desatendidos sus derechos é intereses al oponerle las dificultades, luego insuperables, que la crearon en la crisis más tremenda que ha experimentado país alguno en los tiempos modernos. En la ocasión á que se refiere ese mismo capítulo acabado de citar pudo verse con qué miramientos, con cuanta generosidad trataron aquellas memorables Cortes á unas provincias que, si en los comienzos de la lucha con el Imperio francés demostraron un patriotismo digno del más caluroso aplauso, no dejaron después de, á pretexto de sentimiento tan laudable, debilitar la defensa nacional con sus exigencias, todas injustas - ¿Qué más podían ambicionar que el decreto publicado en la Gaceta del 18 de octubre de 1810 en que las Cortes cancionaban el inconcuso concepto de que los dominios españoles en ambos emisferios formaban una sola y misma monar-

¿Quién es, así, el sectario? ¿El cutólico ó al protestanto? ¿E. partidario de San Ignacio ó el del fraile apóstata y del *Papa* también apóstata, de Ginebra?

siastas fanáticos, tales como Mahoma, los partidarios de Loyola y de sectas semejantes aliados feroces de la barbaris, disipando los tesoros divinos contuvieron el vuelo aublime de la Europa hasta que por fin la razón, Lutero y Calvino viniesen 4 separar el oro puro de las escorias groseras.»

quia, una misma y sola nación y una sola familia? (1).

No les bastaba, no. Les era, sin duda, necesario gobernarse por si solas; ellas, sin experiencia hasta entonces de autonomia alguna, sin el conocimiento, siquiera, práctico de los elementos constitutivos de las viejas sociedades, tan hechas á los combates por su independencia política y por la del espíritu dentro de ellas mismas. Es verdad que los menes eran los que protestaran de una hegemonía que bien veían no ejercía la metrópoli sino para protejerlas y dignificarlas, pero esos pocos, ambiciosos, ingratos, olvidados de su patria y de los beneficios que de ella llevaban recibidos, iban á satisfacor aspiraciones personales que debía

«Sin temar siquiera por modeio la conducta que constantemente han seguido los demás gobiernos de Europa con sus respectivas colonias, y particularmente la Inglaterra y Portugal, quiso la Espeña manifestarse penerosa y estableció en sus colonias colegios, universidades, academías, seminarios, escuelas de matemáticos de astronomía, de naútica y minería, bibliotecas publicas y hasta gal inetes de física; establecimientos que no han existido, y de que carecen aún (1828) la mayor parte de las capitales de la madre patria. A la verdad, parece que los gobernantes de Madrid gnoraban hasta el verdadero significado del nombre de colonias »

<sup>(1)</sup> D. José Presas, en au escrito ¿Juicio imparcial sobre las principales causas de la Revolución de la América Española», supone que una de las nás influyentes ha sido la excesiva generosidad de nuestros gobiernos. «El gobierno de Madrid, dice, jamás tuvo presente eso futuro necesario (el de la emancipación de las colonias , y en vez le coartar y poner limites à la ilustración que tan impolfuçamente se había tomentado en tiempo de Carlos III, permitió y toleró que ésta fuese cada día en anmento con el roce y trato de los extranjeros, franquenndo à éstos la entrada en aquellos países, contra lo que estaba sabiamente dispuesto por las leges de Indias, cuya imprevisión es más notable en el señor D. Carlos IV, que dispuso y mandó que se manifestasen los archivos y permitiese al barón de Humboldt sacar copia y noticia de todos los diccumentos que exigiese para escribir su célebre Ensayo del reino de Nueva España, por lo que ha llegado á noticia de las demás naciones lo que convenia tener ocultos.

ser lo que más les importara. Así se vió que, no los pueblos sino los que se habían arrogado el carácter de sus prohombres ó los que se hallaban, como autoridades, representando la del gobierno nacional, fueron los primeros en desconocerla, si hipócritamente al principio, de un modo abierto y descarado al encontrarse con fuerzas para hacerlo con siquiera probable impunidad.

Gran culpa de eso tenía el gobierno, quitando y poniendo empleados, éstos peores que aquéllos, provocando á sus administrados con atropellos y exacciones de todo género ó con procedimientos por el contrario, dirigidos á atraerse las voluntades para el solo objeto de explotarlas en favor de su ambición y deslealtad

Y vamos á verlo.

Parecían disfrutando del mayor sosiego las colonias todas y como olvidadas de los sangrientos sucesos de Venezuela y Buenos Aires, sin duda por le afortunados y gloriosos para las armas españolas, cuando se encendió en la Península la guerra de la Independencia y se encarnizó más y más con la serie de victorias y desastres que venimos relatando. Aun contando, después de experiencia ya tan larga y significativa, con que los españoles no cejarían de su noble propósito de resistir á Napoleón, los sacrificios que exigía lucha tan encarnizada la hacían de éxito no probable hallándose la nación tan decaída y sin gobierno desde el fatal y hasta vergonzoso anterior de Carlos IV, mejor dicho, de su mujer y su inepto favorito. Dispuestos, sin embargo, muchos á no escasear esos sacrificios que, después de todo, habrian de limitarse al de parte de su fortuna, los llevaron á ofrecerla en holocausto á la patria, prestando así á ésta un servicio que nunca ha olvidado por lo eficaz que fué en tal penuria como la que le aquejaba. Pero en otros, pocos en un princípio pero que luego lastimosamente fueron multiplicándose, surgió la idea de que no se les presentaría jamás ocasión tan propicia para desentenderse de la autoridad de la madre patria. Fueron los de Buenos Aires, como luego veremos, los primeros en abrazar esa idea, así los de la capital como los de las tierras altas fronterizas del Perú; mas los que habian de contribuir con mayor influjo á generalizarla, fueron los de la región central, como de donde se la podría propagar rápida y fácilmente á las demás.

Expusimos en el primer tomo de esta obra cómo se había iniciado la insurrección que ahora iba á tomar incremento tan pavoroso, por la de Venezuela en 1806, en cuyo mes de abril el aventurero Miranda, enemigo de Inglaterra en la guerra de separación de los Estados Unidos, servidor luego de aquella potencia, súbdito ruso más tarde, y general francés durante la Revolución, contaba con los Estados Unidos, con Inglaterra y no sabemos si con Rusia también para sublevar contra España su tierra natal del centro de América. Por ejecutivo que fuera el fracaso de Miranda en sus dos expediciones anteriormente descritas, no debió serlo tanto que borrase en Venezuela su rastro, porque el 24 de noviembre de 1808 se reproducía el movimiento insurreccional, aunque con éxito tan satisfactorio para España como los de dos años antes,

Las noticias que enviaba desde Londres Miranda, todas falsas, y los manejos de los comerciantes ingleses y americanos, dieron por resultado aquella intentona, fraguada por el marqués del Toro y el auditor D. Antonio Fernándes de León entre varios otros conjurados. La oposición del regente Mosquera y el odio que suscitaba el solo nombre de Miranda en el pueblo venezolano, hicieron fracasar la sublevación, cuyos corifeos fueron á parar á la cárcel y León al castillo de Santa Catalina de Cádiz, de donde logró sacarle su hermano D Esteban, consejero del de Indias y grande amigo de Tilly

Pero en 1810, cuando el crimen debía aparecer más abominable y transcendental á los ojos de todo buen patriota por hallarse los ejércitos del usurpador al frente de Cadiz, abrigo ya único, puede decirse, de la independencia española, la traición dió el resultado que sus indignos agentes buscaban (1). España, desarmada para toda acción en tierras tan remotas, descuidados ó cobardes los que la representaban, y pérfidos é ingratos sus hasta entonces encubiertos enemigos, vió comenzarse la ruina del vasto imperio colonial que con tanta sangre y con habilidad por nadie igualada habían tres siglos autes fundado sus valerosos hijos. subtevación Dióse el grito de la insurrección en Caracas el 19 de abril de aquel año nefasto; y secundada por la fuerza

de Caracas.

 4,Y en qué tiempoi decia el Semanario Patriético (Ah) Si fauta era vuestra sed de independencia, al tanto vuestro horror a la tiranía, ¿porqué no levantastela el grito de la insurrección en los tiempos corrompidos y aminosos de María Luiss y Godoy? Entonces de todos los ángulos de la Península, de todos los ambitos de la Europa, se hubieran alzado los votos de los buenos, piciendo al cielo para vegetros libertad, gloria y fortuna Pero shorate

que guarnecia la capital y ni prevista ni resistida por el capitán general, el jefe de escuadra D. Vicente Emparan, y las demás autoridades de la colonia, quedó en pocas horas triunfante.

Se celebraba la fiesta del Corpus y el capitán general y la audiencia debían reunirse en la casa ayuntamiento para de allí trasladarse todos á la catedral y asistir después á la procesión. No bien Emparan había puesto los pies en la casa consistorial cuando fué asaltado por el cabildo entero, abrumándole con las falsas noticias que decían haber recibido los concejantes, como allí se les llamaba, y solicitando de él la organización de una Junta Suprema en nombre, eso por supuesto, de Fernando VII. Demostró el General contemporizar, prometiendo resolver el asunto al volver de la catedral; pero antes de llegar al templo se le hizo regresar al ayuntamiento entre los más descompasados gritos de la gente, tanto blanca como de color, y de la canalla que los conjurados habían asalariado para sacar victoriosa su nefanda empresa. La alarma, con eso, se difundió por toda la ciudad; huyeron á sus casas los indiferentes y los cobardes, generalmente llamados en estos casos vecinos honrados y pacíficos; los sacerdotes abandonaron la catedral, y las calles se vieron luego desiertas, excepto en las inmediaciones del ayuntamiento, llenas del populacho que, apoyado por un batallón de mulatos, al que se le tenía prometida la igualdad de colores, hizo aun mas imponente y decisiva la manifestación. Trató de resistir la Audiencia, apelando á los hombres que suponía de mayor influencia en Caracas, al elero y por fin á las tropas para que éstas, sobre todo, cumpliesen con su deber. Los primeros no asistieron, entre los sacerdotes los había que estaban comprometidos en la conspiración, un





canónigo, especialmente, el Sr. Cortés Madariaga y el cura D. José Rivas, y las tropas, veteranas y de las milicias estaban en inteligencia con los rebeldes por medio de sus jefes el marqués del Toro y su hermano, perdonados, mejor dicho, recompensados en Espatia por su traición anterior.

Resultado; que Emparan fué depuesto, pues que su dimisión después de haber intentado atraerse el pueblo desde el balcón del ayuntamiento, se hizo forsona, que hubieron también de ceder sus cargos el intendente, el auditor, el comandante general de artillería y al cabo de algún tiempo la Audiencia, substituída por un tribusal de apelaciones, siendo todos embarcados en la Guaira para la América del Norte (1)

Entre gentes revolucionarias de raza española las juntas son de rigor; y en Venezuela se formó una con carácter de suprema, por supuesto y con el tratamiento de alteza serenísma, interin se reunía un congreso que fué al mismo tiempo anunciado, comunicándose la noticia de tan grave suceso á las demás provincias de la capitanía general, en las que se acogió y divulgó con



<sup>(1) ¿</sup>Qué fué después del general Emparan? Porque en la Gacria del 22 de mayo aparece su nombramiento para el gobierno y comandancia general de Cartagena de Indias, así como el de Miyares para la capitanía general de Venesuela, y el del capitán de reales guardias españolas D. Pedro Ruis de Porras para el gobierno é intendeucia de la provincia de Maracaybo. En agosto, sin embargo, se confiere el manuo de Cartagena al brigadier D. José Dávila.

Años más tarde y cuando se hallaban ya abiertas las Cortes en Cádis, aparece encausado el general Emparan, y en la assión secreta de la noche del 11 de junio de 1811 se dispuso que pasara á la Regencia el expediente en que el consejo de guerra acudía para que se le autorizase á abrir juicio formal sobre la conducta militar y santimientos desde el arribo de aquel general à Ventauetà.

gran regocijo de una parte considerable de sus habitantes, de mucho tiempo atrás trabajados por los conspiradores. Sólo en Coro y Maracaybo fueron rechazados tan indignos manejos por la energía, sobre todo, del brigadier D. Fernando Miyares González, gobernador de la segunda de aquellas plazas, que supo mantener en ellas la autoridad de España incólume y respetada. ¡Cuánta fuerza no entraña y despliega la lealtad cuando se la dirige con el fervor y el impetu que imprime el centimiento de la patria, tanto más activo cuanto más distantes de ella se encuentran sus amantes hijos! Había en Venezuela fuerzas militares suficientes para la defensa del país contra una agresión extranjera, constando de tropas llamadas veteranas, como el batallón de Caracas y las compañías de Cumaná, Guayana y Maracaybo, de milicias disciplinadas, nueve batallones nada menos, la mayor parte de blancos y los demás de pardos ó morenos, y de alguna, muy poca, caballería. Pero cualesquiera que fuesen su organización y el pensamiento á que obedeciera, es lo cierto, y lo mismo sucedía en las demás colonias, que aquellas fuerzas apenas si tenían otros elementos en su composición que los del país, gobernados, y no siempre, por los que enviaba la metrópoli para infundir en ellos el espíritu de la que para todos debía ser madre común, la gloriosa España, que les había prestado su antes exhuberante y fecunda savia. A la vez, sin embargo, les comunicó su modo de ser la discordia y la arrogancia características de los españoles, el espíritu sublime, pero allí mal entendido, de su constante aspiración á la independencia. No es, pues, de admirar que en un país como Venezuela, tan



trabajado ya por las conspiraciones desde antes de 1806, rompiece la de 1810 en abierta rebelión, principalmente contando con la cooperación de sus municipios y de gran parte de la tropa, con la debilidad, además, de su primer magistrado, gobernador y capitán general.

Con alegar por justo motivo de la sublevación el estado de España, sujeta casi toda á la autoridad del Intruso por la fuerza, que se decía incontrastable, de las legiones napoleónicas, y con ofrecer al pueblo venezolano, tan adicto a nuestros monarcas, incondicional obediencia a Fernando VII tan prento como se viera libre de las garras de su opresor y, entretanto, al gobierno de Cádiz cuantos auxilios pudieran enviarle para alcanzar el triunfo de las armas españolas. creían los rebeldes, no sólo contener la influencia de los leales, sino atraerse á todos sus compatriotas de América á unas tan halagadoras como hipócritas ideas Atribuyéndose los fueros de la independencia con el reparto de todos los empleos entre los naturales de aquellas provincias, con abolir el tributo de los indies, la alcabala, que pintaban como tiránico y denigrante de la raza primitiva del país, digna de todo género de consideraciones, y con abrir los puertos al comercio libre del mundo entero, calculaban también ganarse las voluntades de los que á todo antepondrian su vamidad personal y sus intereses materiales. El honrado, pero débil y no diestro Emparan que, á instancias de Mosquera, regente de la audiencia, había pedido á España refuerzos que no le fueron enviados, se sometió ▲ la junta rebeldo, la cual lo embarco en la Guaira con cuantos españoles se negaron á reconocerla, y pudo ella con eso darse los aires de suprema, cuyo título,

según tenemos dicho, se había atribuído desde el momento de su instalación (1).

A los pocos días, el 26 del mismo abril, llegaron á Caracas despachos de la Regencia con notícias favorables pero ya tardías. Eso dió lugar á una polémica entre la Junta de Venezuela y la Regencia de España sobre las aspiraciones de aquélla á tener representación en la metrópoli y velar por sus intereses peculiares, menoscabados, suponía, por la indiferencia del gobierno y la arbitrariedad y corrupción de sus delegados en las colonias. No se puso remedio con el llamamiento á Cortes por ser ya para aquellos objetos tardío; y la Regencia, apoyándose en la lealtad de los de Coro y Maracaybo, tuvo que apelar á la severidad y á la fuerza, declarando el bloqueo de Caracas y enviando allá a consejero real D. Antonio Cortabarría con facultades para perdonar, pero también para castigar á los que desconocieran la autoridad española. Cortabarria, hombre sin condiciones para misión que

Томо х





22

<sup>(1)</sup> El marqués de Casa León se hizo presidente del tribunal; D. Fernando del Toro, gobernador militar y, á sus órde nes, obtuvieron mando en las tropas sublevadas otros jefes, tan agradecidos como aquéllos á los favores que les había otor gado el gobierno español.

D José Presas, en su ya citado libro, dice: «No fué menor falta la que cometió el gobierno de la metrópoli, fiando á los americanos los virreinatos, capitanias generales, presidencias, magistraturas, arzobispados y obispados. Que en la Península mandase, como en efecto han mandado, ejércitos, acaudidado expediciones, gobernado provincias sentádose en todos los consejos supremos y ann en las silhas ministeriales, y ocupado toda clase de destin a conforme á su capacidad é instrucción y relevantes prendas, estaba muy en el caso, y era, el se quiere, justo, pero virreinatos y capitanías generales, arzobispados y obispados, y todo genero de destinos conferidos á los america nos para que los desempefiasen en su país, era ignorar enteramente las máximas y principios que ceben seguirse en todo gobierno y sistema colonial.»

tantas axigia, dirigió desde Puerto Rico á los sediciosos una intimación, cuyo efecto puede calcularse sabiendo que el oficial que la condujo á la Guaira en la fragata Sebastiana, se quedó con ellos. Ni se bizo esperar la respuesta do los caraqueños al mensajo de la Regencia en dos proclamas del 4 y del 25 de enero de 1811, en que se calificaba de cómico tan alto cuerpo y de cómicas las Cortes españolas, de club de tirania y despotismo el gobierno de Puerto Rico y de espectáculo. augusto el que ofrecia la soberana asamblea de los rebeldes, que confundirla à los tiranos elevando Venszuola al rango de nación libre é independiente,

ion Estados Unidos.

No tardó en propagarse por otros gobiernos inmefranceses, su diatos el fuego de aquella insurrección. Aun antes de haber llegado à España tan fatal noticia, la Regencia había expedido una circular, la publicada en la Gaceta de 1 \* de mayo de 1810, mandando detener, procesar sumariamento y castigar con pona do muerto á todo español ó extranjero que, sin pasaporte en regla, se introdujeze en Tejas ó decembarcara en los puertos de América no acreditando debidamente la legitimidad de su persona y el objeto de su viaje. Debíase la expedición de tal decreto al conocimiento que se tenía de que Napoleón y José, su hermano, enviaban á los Estados Unidos emisarios y espías que se trasladasen desde allí á nuestros dominies de Ultramar para en ellos introducir el desórden y la anarquía con que lograran, ya que no su adhesión á la causa del usurpador, impedir el envío de recursos á los defensores de la independencia española en la Península (1). Parecian no

<sup>(1)</sup> Lus Estados Unidos, sin acordarse de que su reciente.

necesitar tales estímulos los naturales del Nuevo Mundo según el siecto que habían producido las proclamas de sus virreyes y capitanes generales al saber los peligros que corria la metrópoli, exhortaciones tan nobles y patrióticas como la del arzobispo virrey de Nueva España, fechada en Méjico el 23 de enero del año á que nos estamos refiriendo, y como la proclama del virrey del Perú en 15 de octubre anterior, escritos ambos que ponían de manifiesto la noble conducta que observaba España en sus colonias, más generosa, más paternal que la de ningún otro gobierno europeo en las que le pertenecieran (1). Establecida la Regencia,

A pesar de eso, los Estados Unidos se hicieron el cuartel general de todos los emisarios y agentes bonapartistas destinados á sublevar nuestras colonias.

emancipación era acaso debida á la conducta de España durante la guerra que habían sosienido con Inglaterra, conducta tan condenada por el conde de Aranda, comenzaron á demostrar su ingratitud y mala voluntad desde los primeros pasos de la insurrección de nuestras colonias. Al enviar à Filadelfia al gobierno español por su representante à D. Luis de Onis, al presidente Maidtson principió por negarse á recibirle oficialmente y pretendió, además, se le votaran en el Congreso los gastos que pudiera canear la mercha de un ministro para la corte del rey José Bonaparte. Negarónselos en aquella asamblea, resultado del mal efecto que produjo el bill de su presidente «¡Un embajador, decia un periódico norteamericano, al naurpador José Bonaparte, al vasallo, al esclavo de Napoleón, al que quiere à costa de la sangre de un pueblo inocente invadir un tropo que no es suyot plusto Diost.... ¿No admitir al enviado de una nación amiga, y proponer infamemente enviar otro à un salteador que pone todos los medios para esciavizar aquella nación? El Congreso, justamente indignado, ha dado un golpe de muerte política à proposición ten vil Locontrario hubiera sido la afrenta eterna de toda la naciona.

<sup>(</sup>I) Varias provincias se habían anticipado á la disposición citada de la Regencia, y entre ellas se distinguió la isla de Ouba que con noticia de que el Intreso enviaba emisarios á los Estados Unidos para desde allí dirigirse á las regiones hispano-americanas con el referido objeto de perturbarias, se preparó à rechasarios, abrienco una subscripción con cuyos fon dos premiar generosamente á los que denunciaran ó prendie

no se mostró lo diligente que debiera en anunciar su instalación á las provincias americanas, por lo que llegó antes á ellas la noticia de la invasión de Audalucía por los franceses, la de la fuga de la Central desde Sevilla y la del estado de consternación que habían producido tan funestos sucesos. En tales mementos los pueblos de América se creyeron huérianos de la autoridad patria, y los descontentos y ambiciosos que en ellos moraban pensaron que ninguna ocasión podría presentárseles más propicia que la en que las desgracias de la Península les atraerían muchos partidarios, y las vacilaciones y la desesperación de las autoridades debilitarían la resistencia que se pudiera oponer á sua proyectos. Y así como en Venezuela se produjeron los disturbios que acabamos de recordar, se iniciaron luego y tomaron cuerpo otros de indole igual en Buenos Aires, Nueva Granada, Chile y Méjico por fin; con lo que apareció la América española expuesta á un cambio general y decisivo de su anterior situación política.

Sublevación Aires.

Así como en Venezuela habían contaminado á la en Buenos población las expediciones de Miranda, las dos inglesas de Beresford y Withelok revelaron á los bonaerenses la fuerza que tenían en si mismos para considerarse árbitros de sus destinos. Además, Liniers, queriendo prepararse para rechazar los nuevos ataques que

sen á tales agentes. El marqués de Somernelos, capitán general de la isla, se subscribió por 100 acciones de à 10 pesos cada una. Posteriormente, en junio, se señalaren premies á los aprehensores de los corsarios franceses que infestaban aquellos mares Dábanse 10.000 pesos al que apresara un barco pirata con 30 hombres de tripulación, 14.000 si llevaba 40, y por cada enemigo cogido en tierra 200

suponía en la mente del gobierno inglés, había realizado un gran alistamiento entre los naturales de aquel virreinato é instruído los cuerpos que con él se formaron, constituyendo una fuerza de unos 10.000 hombres que inspiró en ellos, con el sentimiento de su valer, la idea de que podría utilizarse en la obra de su emancipación. Las noticias de los sucesos de Madrid y Bayona en 1808; las intrigas de los secuaces de Napoleón, por un lado, y de la infanta Carlota y los ingleses por otro, y el concepto que los ocultos conspiradores y alguna autoridad imprudente hicioron formar de Limers por su origen frances, soliviantaron también los ánimos á punto de temerse una conmoción popular de gran transcendencia. Esto, que sucedía á fines de 1808, se verificó en principios de enero del año siguiente, en que hubo de resignar el mando el heróico defensor de Buenos Aires, tan mimado hasta entonces por la fortuna y la opinión pública allí y en España El brigadier D. Francisco Xavier Elío, gobernador de Montevideo, cometió la ligereza de atribuir á Liniers intenciones que no albergaba; y para eludir el cumplimiento de las órdenes que recibia de Buenos Aires y el castigo que su conducta imprudente pudiera aca rrearle, formó en Montevideo una junta, á cuyo frente se puso, declarándola suprema para así llenar aquellos fines, el de no obedecer y el de la impunidad de su falta.

Quiso el gobierno poner remedio á tal desbarajuste, tanto más grave cuanto que andaba por medio la infanta Carlota con sus pretensiones á la Regencia, apoyada naturalmente por los brasileños en Río grande y el Uruguay, y envió por virroy al teniente gene-



ral de la Armada D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero el mal había cundido; en Buenos Aires no quisieron ser menos que en la otra banda del Plata y formaron también su junta soberana que, por torpeza ó debilidad, alentó el nuevo virrey, sin prever que él sería la primera víctima de los traidores que le anunaban á secundar sus miras (1) Con efecto, la Junta, en que tomaban parte nueve criollos, se manifestó desde entonces hostil al general Hidalgo, eso que, en vez de apoyarse en los españoles, sólo escuchabalos capciosos consejos del doctor Castellí y de D. Cornello de Saavedra, principales fautores de la sublevación La Junta, después y siempre, fingiendo acatar el derecho de Fernando VII y contribuir à la independencia de España en la Península, proclamó la constitución de un Congreso que debería nombrar un gobierno provisional que administrara aquellas vastas regiones en nombre del soberano español Former una junta y más todavía un gobierno era, como dice un narrador de aquellos sucesos, lo mismo en tales circunstancias, que proclamar la independencia, y puede añadirse que des le entonces debe darse por constituída, aunque hipócritamente, la después República Argentina, cuyos primeros actos merecerán siempre á sus mismos naturales universal reprobación (2)

<sup>(1</sup>º Presas ataca furiosamente a Hidalgo, cubriendo su nombre de epítetos á cual más duros. El general Pavía, por el contrario, hace de él los más honrosos elogios, ann cuando al recordar la época de su mando en Buenos Aires, dice «A pesar de su acrisolada lealtad y de sus esfuersos, pudiorou más los acontecimientos que su enérgica decisión para conservar á la madre patria aquellas preciosas posesiones».

<sup>(2)</sup> No se sabian en Cádis esos actos y decis un periódico-«Se nos anuncian expediciones militares, batalla, muertes.

Cuando más ardiente parecia la lucha promovida por las exigencias de los revoltosos y las debilidades ó torpezas del virrey, llegó á Montevideo un barco con noticias más satisfactorias que las antes recibidas, la proclamación de la Regeucia y el llamamiento á Cortes en que tomarían parte las provincias americanas. En Montevideo se reconocieron inmediatamente la Regencia y la legitimidad de sus mandatos; pero no así en Buenos Aires, tomándose por extraoficiales los documentos, no firmados, en que se anunciaba el estable cimiento del nuovo gobierno Con el pretexto de tal informalidad, la Junta de Buenos Aires declaraba el 8 de junio de 1810 que, dando por asegurados los derechos de Fernando VII con haberlos jurado la Junta, suspendería el reconocimiento de la Regencia hasta recibir sus órdenes de una manera oficial; uniendo, empero, sus esfuerzos á los de la nación para demostrar la fraternidad de los pueblos de América y España, así como su inviolable adhesión á la causa del Rey y su firmeza contra los planes de Napoleón. Pero no eran esas las intenciones que abrigaba la mayor parte de los alborotadores, prontos á declararse republicanos y pesarosos, á los pocos días, de haber soltado tal prenda y la que, además, creían haberles comprometido de masiado, la de enviar á Londres emisarios en concepto de súbditos leales de Fernando VII, creyendo que así serían mejor recibidos del pueblo inglés que tantos servicios estaba prestando á la causa española

suplicios y estos bechos son tan tristes, deben afigir tanto los ánimos españoles, que tenemos á fortuna no saberlo todavía con la certeza y claridad correspondiente para poder entrar en su amarga exposición».





Liniers, à quien se había querido desconceptuar ante el gobierno por medio de un emiserio enviado por los conspiradores á Cádiz, se había retirado á Cordoba de Tucumán, cuyo mando é intendencia ejercía el brigadier D. Juan de la Concha, su inseparable compañero en las célebres jornadas de Buenos Aires (1). En aquel distrito no se habían secundado los desórdenes de la capital; manteniéndose tranquila y sumisa la población á la autoridad de su gobernador, aun habiendo en ella quienes simpatizaran con los sublevados. Estos, con eso, se mostraban recelosos, terniendo de Liniers y Concha una reacción que pusiera en peligro su obra y á ellos en riesgo también del castigo que merecían Cieneros, por otro lado, antes del 25 de mayo, en que tuvo lugar su exhoneración, había escrito á Liniers diciéndele que sólo en su fidelidad, así le consigna un distinguido historiador, estribaba la esperanza de contener á los revoltosos, para lo que le cedía sus omnímodas facultades, pero llevó su carta un joven en quien tenía confianza, más amigo, sin embargo, que suyo, del deán D. Gregorio Funes, agente en Córdoba de los conspiradores de Buenos Aires y a cuya casa se dirigió el correo antes que á la de Concha. Éste, al reunir la mañana del 29 del mes anteriormente citado al obispo, á Liniera, á los alcaldes y á otros notables de la población civiles y militares, creyó deber invitar también à Funes por mera política se

<sup>(1)</sup> Cuando se trate de las gestiones hechas por la Infanta Carlota para obtener la Regencia durante la cautividad de su hermano Fernando VII daremos cuenta de un escrito en que los dos insignes marinos se muestran epuestos á tal pretensión, escrito cuyo autógrafo del brigadier Concha tuvo la boudad de entregarnos el Marqués de la Habana, sa hijo.

ha dicho, por un rasgo de debilidad, decimos nosotros, que tuvo las más lamentables consecuencias (1). Desde el momento en que Funes tomaba parte en las deliberaciones que iban á emprenderse, se hacía inútil la prestación del juramento que exigió el obispo para que se guardara secreto sobre ellas. Así fué que al salir de aquella junta el tristemente célebre deán de la catedral de Córdoba de Tucumán, reunió con su hermano D Ambrosio otra de los más acalorados separatistas de la ciudad, para neutralizar las medidas dictadas en la anterior. Consistían éstas en salir para el Perú; y organizando allí un ejército, revolver sobre Buenos Aires para acabar con la sublevación. Y como no lograse Funes disuadir de tal pensamiento á Liniers, resolvió con sus amigos, entre los que había clérigos regulares y seculares, abogados, comerciantes y toda clase de pájaros, como vulgarmente se dice, el avisar á la capital del virreinato, espareir por ella y por los campos toda clase de papeles subversivos, y valerse de cuanta gente armada pudiesen reunir para interceptar el camino de Ambargarta que debían emprender los leales expedicionarios en su jornada al Perú.

Súpolo Liniers; y suspendiendo la marcha al Peru y juntando en Córdoba las milicias del campo, salió al

<sup>(1)</sup> El vicealmirante D. Francisco de Paula Pavía, á quien seguimos en esta parte, al escribir la biografia de Liniera, dico así. «Con estas nuevas, el celoso gobernador de Córdoba Don Juan Gutiérrez de la Concha, reunió á las cinco de la mañana del 29, á los Sres. Obispo y General Liniera, al oidor jubilado Moscoso, al honorario Zene, los, á los alcaldes de 1.º y 2º voto, al coronel de milicias Allendo, á los oficiales reales, al acesor del gobierno Rodríguez, y por mera política al citado Funes, á pesar de las vehementes sospechas que había sobre su opinión.»

encuentro de las tropas que enviaban los revolucionarios de Buenos Aires, a las que desertaron en su casi totalidad las organizadas por el caudillo español, que á los pocos días se encontró á la cabeza tan sólo de poco más de veinte oficiales, en su mayor parte europeos. En su fuga, que ya no quedaba otro recurso para salvarse, engañaron á Liniers los guías, conduciéndole, por fin, à la Pampa de los Papagallos, cerca de la posta de la Cabeza del Tigre, donde los pocos que con él quedaban fueron sorprendidos el 26 de agosto por una fuerza insurgente que conducía Castelli acompañado de otros tan ingratos y traidores como él. Y sin concederles más tiempo que el solicitado por el obispo para que muriesen como eristianos, fueron fusilados Liniers, Concha, Rodríguez, Allende y el oficial real D. Joa quín Moreno. Los únicos que por el momento se salvaion de uno que nadie calificara sino de asesinato barbaro, verdaderamente salvaje por todas sus circunstancias, fueron el obispo Orellana y su capellán Don Pedro Alcántara Jiménez, que se dedicaron á consolar y proteger en cuanto podían á las familias de las victimas (1).

Desde entonces podía darse por realizada la emancipación de aquella rica y extensa colonia, perdida para España con circunstancias tan lamentables «Si los criollos de las demás colonias, dice Schépeler, co

<sup>1)</sup> También se salvó un hijo de Liniere que, dice Schépeler, iba con él. La mujer de Concha que acababa de dar á lux la unica hija que habia tenido, perdió la raxón haeta un año después en que, habiéndola recobra 10, se trasladó con los cuatro, D. Juan, D. Manuel, después marqués del Duero, D. José, marqués de la Habana y D.\* María del Carmen, á España, donde obtuvieron las brillantes posiciones que todos conocen.

metieron crueldades en el curso de la guerra civil, Buenos Aires tuvo, ante todo, el triste privilegio de poseer, desde un principio, una banda que renovó la memoria de aquellos feroces filibusteros y aventureros que regaron con sangre la América y que desgraciada. mente se les vió con frecuencia aparecer de nuevo en el curso de la guerra. Criollos y europeos también se cubrieron más tarde de sangrientas manchas.»

Desde hace bastantes afios so han borrado esas manchae y han desaparecido la ira de los combates, con tal pertinacia refiidos, los odios y rencores suscitados al calor de la lucha, y hoy es la República Argentina el país á que se dirigen con preferencia los emigrantes españoles y donde son recibidos con la nuayor solicitud, recordando los amorosos lazos que lo unieron á su antigua metrópoli, la patria primitiva de sus hombres mas distinguidos.

Continuó la lucha en Buenos Aires, que no había España de renunciar tan de golpe á sus indisputables derechos en tan espléndidos países, y no tardaremos en recordar sucesos que ahora dejamos de lado por estar en relación más inmediata con los del próximo virreviiato del Perú.

A pesar de haber permanecido leales a gobierno español Coro, Maracaibo y la Guyana, también per-Granada. teneciente a la Capitanía general de Venezuela, la sublevación de Caracas tuvo eco en el Nuevo Reino de Granada, más extenso entonces de lo que es ahora la república de su mismo nombre. Era virrey D. Antomo Amar «somejante, dice Toreno, en lo quebradizo de su temple a los jefos de Venezuela y Buenos Aires», y aunque la Regencia había enviado allá al brigadier

En Nueva





de Marina D. Rafael Villavicencio y al teniente coronel Montúfar, éste, que era hijo del marqués de Selva Alegre, preso entonces en Quito, se puso luego á la cabeza de la insurrección que estalló el 2 de agosto en aquella ciudad.

Los conspiradores, presos en una intentona anterior, se escaparon de las cárceles y sorprendieron los
cuarteles de un cuerpo enviado desde Lima por el virrey del Perú; pero, repuestos los soldados, atacaron
á los presos y al pueblo que con ellos fraternizaba, y
las cal es de Quito se convirtieron en teatro de los atropellos, robos y muertes más horribles con que quisieron vengar los peruvianos su sorpresa, no menos cruenta. Ese creó en Nueva Granada un estado tal de turbulencia y provocó sucesos tan escandalosos, que amenazaban con hacerse inacabables y sumamente transcendentales para la suerte de aquel virreinato, la cual,
con efecto, no se decidió hasta muchos años después.

Para entonces las ciudades del Socorro, Cartagena, Pamplona, Tunja, Choco y Popayán, toda la provincia puede decirse, habían seguido el ejemplo de Santa Fé su capital, donde, sordo á los consejos de la Audiencia, se había su gobernador sometido á una junta que pronto llegó á absorber toda su autoridad (1). De

<sup>(1)</sup> He aquí lo que contaba el periódico de Quintana, «En 20 de julio à la mitad del día, una expresión grosera é imprudente de un español dicha en desprecio de los criollos produxo una contestación viva entre los que la escueharon. El pueblo se agolpa à cir, y aquella centella produxo al instante un incendio. La exaltación y la indiguación se hacen à cada momento más fuertes el imprudente español es llevado à la cárcel, las casas de sua amigos asaltadas y registradas, y al llegar la noche, el pueblo, cada ves más agitado y furioso, pedía à voces cabildo abierto y junta. Hubo de concederlo el virrey, aunque lo resentió al principio, y al cabildo que emposó cerra

éso a ver hecha pedazos la poca autoridad que le quedaba, no iba nada. Ante sus ojos tuvieron lugar los atropellos más groseros y humillantes contra magistrados dignísimos, haciéndolos objeto de la ferocidad y del escarnio del populacho, excitado hasta el delirio por las noticias de lo sucedido en Quito. No quitaba éso para que siempre se proclamara el nombre de Fernando VII; pero al no respetar à la autoridad española, ejercida en representación de aquel soberano, vela el más miope que lo que se queria era desorientar á la Regencia y consolidar entre tanto la indepencia á que aspiraban tales gentes. Solo en Panamá, Santa Marta, Guatemala y algún otro punto del virreinato, siguieron los habitantes el camino de la lealtad á la metrópoli, no sin apoyarse en juntas que formaron algunas de aquellas localidades, sistema gubornativo muy dado á, con el tiempo y en ocasión oportuna, desconocer el central, único representante legítimo de la patria común para los españoles de ambos mundos.

La hoguera encoudida en la América del Sur, ya surgiendo de las comzas que aún quedaran de los años anteriores en Venezuela, ya de las artes usadas por los agentes de Napoleón ultimamente y antes por In-

Eso que tenía bien cerca Maracaybo y Coro, donde la energía de sus gobernadores les había librado del ridículo en que él cayó por su debilidad





do y se hizo al instante público, se convirtió por fin en una junta de gobierno, compuesta de los individuos que un regidor desde un halcón del ayuntamiento iba proponiendo al concurso inmenso que clamoreaba en la plaza. Esta nueva autoridad se apoderó de la fuerza, y de los depositos de armas, fué reconocida por el clero, por la nobleza, por el pueblo, por los magistrados y por el Virrey, al cual condecoró con el título de su presidente »

giaterra, hacía temer extendiera su acción abrasadora, arrebatando á España recursos de que tan necesitada estaba para recistir la invasión de la Península.

Sin embargo, el Perú, donde habría de haceres En el Perú. definitiva la perdida de nuestro poderío en la América. meridional, se mantuvo tranquilo por los días á que nos vamos refiriendo, gracias á las dotes de mando del virrey, el mariscal de campo D. José Fernando Acción de Abascal. La situación de algunos puntos del inmediato

Buenos Alres

eu Virrey en virreinato de Buenos Aires, muy próximos á la frontera y en que se había revolado el espíritu separatista desde los comienzos de nuestra, guerra de la Independencia, dieron á Abascal motivo y ocasión para intervenir en país cuya custodia no le estaba encomendada.

La energía que desplegó y la fortuna con que la vió coronada la dieron tal prestigio, que tardaría algún tiempo en ser teatro de la rebelión la vasta provincia de su gobierno. A los pocos meses de remperse en Buenos Aires la armonía que antes reinaba entre los habitantes y Liniers, esto es, el 25 de mayo de 1809, puesto ya el virreinato en manos del general Hidalgo, estalló la sublevación en la ciudad de La Plata, conocida con ese nombre y el de Chuquizaca, también, que tema bajo el imperio de los Incas, hoy capital de la República de Bolivia El movimiento parecía, como en

Chuquisaca .

miento de las demás partes después, dirigido contra el presidente del distrito, teniente general D. Ramón Pizarro, en desacuerdo con la Audiencia, como el arzobiapo con el Cabildo, pero, transmitido ese principio de discordia de las autoridades al pueblo, éste, proclamando siempre al Rey Fernando, seguía las inspiraciones separatistas de sus paisanos del Río de la Plata, con el

aditamento de que se trataba, además, de entregar las posesiones españolas de la América del Sur á la Infanta Carlota (1).

A la cabeza de la rebelión, fué la primera en ponerse la Audiencia, la cual principió su gestión exhonerando al general Pizarro que, aun con intenciones de resistir, hubo de ceder el mando para ir á parar a la cárcel. «Desde este momento, decía el general Rivero en sus Memorias, la Audiencia empezó á obrar revolucionariamente, trató de levantar tropas con que resistir en caso de ser atacados, y mandó comisionados á las demas provincias para levantarlas para todo invocaba, sin embargo, el nombre de Fernando VII, y protestaba que su intención y sus miras no eran otras que las de conservar aquellos dominios al monarca mientras estuviese cautivo »

Pero tiene noticia de tan escandalose suceso el gobernador de Potosí, D. Francisco de Paula Sanz, é inmediatamente se dirige á Chuquisaca con la fuerza de que disponía; siendo, con todo, engañado y retirándose ante las protestas de la Audiencia que le hizo creer que nada irregular se había allí efectuado, nada que pudiera afectar á la soberanía de España en aquel país.

<sup>(1)</sup> Nos estamos inspirando en las Memorias manuscritas, desgraciadamente inacabadas, del teniente general D. Felipe Rivero y Lemovne, natural de esa misma ciudad de La Plata, cuya insurrección estamos recordando. Allí comenzó los servicios militares que con tan rara lealtad prosiguió en el ejército español, así en aquellas regiones como en la Península despnés, obteniendo sus accensos en los campos de batalla con rasgos de inteligencia y de valor que, además, le valieron varias cruces laureadas de San Fernando y la fama de ser uno de los generales que más se distinguieran en la guerra civil de 1833 à 1840. Obtuvo luego cargos de la mayor importancia y en sus últimos años desempedo los de Ministro de la Guerra y Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.

También el virrey Hidalgo dió fe á las protestas de la Audiencia de La Plata; y suponiendo que Pizarro había hecho dimisión espontáneamente, envió para reemplazarle al general D. Vicente Nieto, a quien la Audiencia quiso poner condiciones para ocupar su puesto de presidente, orguilosa de ver triuniante su acción de propaganda con el alzamiento de la Paz. Esta ciudad se había con efecto pronunciado en igual sentido que La Plata, pero imponiendo a su acción caracteres de energia y de violencia que la dieron excepcional importancia. Importancia tal, que se hizo necesario buscar en el virremato próximo del Perú los medios que no existían en el de Buenos Aires para anularla en uno y otro punto. En la Paz estalló el 16 de julio un tremendo alboroto que comenzó por desarmar à la poca fuerza existente en el cuartel y esparcirse los conjurados por la ciudad asesinando y robando á los más ricos habitantes, y terminó el día poniendo presos al obispo, al salir á la calle para apaciguarlos, y al asesor, que ejercía de gobernador. De eso á la formación de una junta iba muy poco; y su presidente, Don Pedro Morillo, y los vocales se apresumron, como siempre, à repartir entre sus adeptos empleos, cargos y comisiones en el gobierno, en el ayuntamiento y en las tropas que se apresuraron á organizar. No contaban con la energia de Abascal quien, después de recibir la noticia del alzamiento de la Paz, no descansó hasta dictar órdenes y reunir tropas reales y de milicias, de las de Cuzco, sobre todo, Puno y Arequipa, que, dirigidas por el coronel Ramírez desde luego, y por el brigadier D. José Manuel de Goyeneche después, acudiesen à sofocar aquel incendio, más imponente que

por sus proporciones, por ser el primero provocado en las altas regiones del Perú. Goyeneche se adelantó al Desaguadero en los límites de ambos virreinatos, de donde, al aproximarse su vanguardia mandada por el coronel Piérola, se retiraron los maurrectos á La Paz. Seguialos un pliego requiriéndoles de someterse con proposiciones inspiradas en un espíritu de la mayor benevolencia; pero venciendo la pasión á los consejos de los más reflexivos, la plebe furiosa arrastró á su alcalde y reemplazó á Morillo, presidente de su junta, por Indaburo, uno de los corifeos de la rebelión, que salió con cuantas fuerzas pudo reunir al desde entonces célebre alto de Chacaltaya, con intento, sin embargo, de entenderse con Goyeneche en una transacción para él más que para nadie provechosa. Asesinado Indaburo en el horrible motín que provocó en las calles de La Paz con sus conciliadoras proposiciones, los sublevados trataron de resistirse en Chacaltaya, de donde los echó fácilmente el caudillo español que á las pocas horas entraba victorioso en La Paz, mientras su primo el coronel Tristán se dirigía á destruir á los fugitivos y prenderlos en los Yungas, territorio á que se habían retirado y del que se llevó á aquella ciudad los más notables para pagar con la vida su rebelión y cruentos y salvajes atropellos.

Con eso, los de Chuquisaca depusieron sus arrogancias y, creyéndose perdidos, dejaron en libertad á Pizarro para así obtener mejores condiciones en su sumisión, la cual se verificó el 24 de diciembre, entrando en la ciudad el general Nieto que se satisfizo con la deportación de algunos de los fautores de tan largo y escandaloso motín. «De este modo, dice el ge-

Томо к

neral Rivero, terminó el primer movimiento de rebelión que tuvo lugar en los vastos dominios de España en el nuevo mundo, pero movimiento que daba la señal de guerra; que arrojaba las primeras semillas que debía llevar el viento para que se esparciesen en todos los pueblos y fueran reproduciéndose con más ó menos éxito hasta inundar el país con las ideas de independencia, las cuales crecieron detal modo que llegaron con el tiempo á separar aquellos dominios de la metrópoli.»

La energía de Abascal mantuvo así tranquilo su virreinato del Perú, hasta que los acontecimientos de Buenos Aires, los mismos que ya hemos relatado, hicieron necesaria de nuevo la intervención de las tropas de su mando.

En Chile.

En Chile tardaron poco on imitarse los procedimientos revolucionarios de otras regiones, también meridionales, de América, de la de Buenos Aires particularmento, de donde se comunicó el fuego con la noticia de lo allí acontecido en los principios de su alzamiento. «Con un buen gobernador no se hubieran sentido en Chile las sacudidas que en otras partes», dice un historiador; contribuyendo á ello el odio de los naturales á los de La Plata y su rivalidad, ya muy antigua, con los Porteños. Pero muerto hacía poco el temente general D Luis Muñoz de Guzmán, capitan general de aquel re.no y, recientemente también, agregado al Perú Chile con su gobernador el brigadier D. Autonio Alvarez y Ximénez, valiente y probo, tocó el mando al subinspector de ingenieros D Francisco García Carrasco, v.ejo, inepto y meticuloso, dirigido en todo, así al menos se decía, por su confesor, un fraile dominico, chileno por anadidura, y por su ama

de llaves, mujer tan dominante como avara. De tales aúticos, tal consejo; y Carrasco, débil pero violento á la vez, se puso á tomar medidas tan desacertadas que se enagenó las simpatías y el apoyo de las clases más ricas y nobles del país. Por sospechas tan sólo había desterrado á Valparaiso á varios notables de Santiago, el Cabildo pidió el 15 de julio de 1809 su vuelta garantizando su inocencia, y viendo rechazada la súplica, se dirigió á la Audiencia para que declarase, como lo hizo, la sinrazón del general (1).

Parecía con eso el pueblo satisfecho cuando se propaló la voz de que García Carrasco hacía ir tropas en apoyo do su autoridad y que habían sido embarcados los presos. Reunidos entonces los conjurados, que no podían querer mejor pretexto, propusieron al Ayuntamiento la creación de una junta como la de Buenos Aires, que, repugnada al principio por los más prudentes y la nobleza de Santiago, que habían logrado por el confesor la dimisión de Carrasco, llegó por fin á establecerse bajo la presidencia del Conde de la Conquista, antes rico negociante y propietario, oficial luego de milicias y brigadier. Con eso quedó tranquilo Chile por algún tiempo, pero sin reconocer otra autoridad, aunque acatando nominalmente y proclamando la de Fernaudo VII, Rey de las Españas.

Abascal, que era quien habría de preocuparse de En Salta de lo que pasaba en Chile, como antes en Quito, según Tucumán.





<sup>(1)</sup> Contôse que Carrasco había dicho á los del Cabildo. «He dispuesto que regresen los presos de Valparaiso, pero no vuelvan á hablarme por ellos, porque entonces no sale de palacio nin guno de VV. Diez mil hombres, respondieron los concejales, nos ayudarian á salir. Y yo, contesto el general, les opondria 20 000.

indicamos al señalar la presencia de tropas peruvianas en aquella ciudad atento al socorro que necesitaban los virreinatos limítrofes con el anyo, tuvo que acudir de nuevo 4 la frontera de Buenos Aires. La ciudad de Salta de Tucumán, viéndose apoyada por las fuerzas que con Ocampo y Castelli habían penetrado en Córdoba y ahogado la reacción que temían en la sangre de Liniera y Concha, se pronunció también y amenazó con renovar la sublevación sofocada poco antes en La Plata y Potosí. Si bien el gobierno de Charcas parecía tener fuerzas con que rechazar aquella agresión, y el general Nieto se dispuso inmediatamente á hacarlo destacando desde Potosi al coronel González de Locasa y desde La Piata al capitán de fragata D. José Fernández de Córdova, no podía Abascal permanecer inactivo y se apresuró á mandar que el temente coronel Bazagoitía, con los milicias de Arequipa y Puno, y el brigadier Goyeneche, con todas las tropas que pudiera reunir en Cuzco, se situasen en el Desaguadero para mantener la frontera é intervenir, si era necesario, en los sucesos que eran de temer por la parte de Charcas y Tucumán.

Esto acontecía en octubre ya de 1810; y por falta de cohesión en las operaciones entre los jefes, y de carácter en el general Nieto, aun venciendo el 27 en Cotagaita, son los leales derrotados el 7 de noviembre en Nazareno, cogidos después y fusilados en Potosí por el inexorable Castelli, Nieto, Sanz y Córdova. ¡Otra hecatombs tan barbara y horrible como la de la venta de Cabeza del Tigrel

¿Qué había de suceder tras desastre tan decisivo y ruidoso? Que si á la aproximación de los Porteños se

alzó la gente de Cochabamba y contribuyó tan poderosamente á las acciones del llano de Aroma y á la de Nazareno, después de ésta se sublevó la provincia de Charcas, y así todo el virreinato de Buenos Aires, con excepción de Montevideo y el Paraguay, quedó bajo el imperio de la insurrección. Castelli, que hasta entonces, fomentado en todas partes el alzamiento contra España y combatiendo con las armas á las autoridades legítimas, lo hacía, sin embargo, en nombre de Fernando VII, creyó poder arrojar esa máscara hipócrita con que iba cubierto, por más de que estuviese convencido de no haber engañado antes á nadie. Y transcurrido algún tiempo para asegurarse de la adhesión de toda aquella comarca, ganada, suponía en su orgullo, por su habilidad política y virtud militar á la causa revolucionaria, proclamaba en junio de 1811 con grande aparato y la posible solemnidad la inde pendencia de Buenos Aires en Tiaguanaco y ante las rumas de un antiguo y famoso palacio de los Incas ¿Qué tendría de común el sanguinario Doctor con los célebres señores del Perú, ni qué agravios que satisfacer en los compatriotas de Pizarro, para suponerse allí él, español aunque criollo, el ropresentante y el vengador de aquella débil raza de tiranuelos tan fácilmente vencida?

No contó, aun teniéndolas á la vista y hasta en comunicación con su jefe días autes; no contó con que allí cerca se estaba organizando é instruyendo un cuerpo de ejército que, si menos numeroso que el de su mando, se disponía, al de un jefe, americano y todo, valeroso y hábil, á arrancarle de sus sienes los recién cogidos laureles y hundirlo en la nada de que





sólo habían podido sacarle su deslealtad, sus intrigas y horrendos crimenes (1).

Batalla de Guaqui.

Y aquí comienza un período sumamente notable de la historia de la emancipación de nuestras colonias en la América del Sur, tanto más digno de recordación cuanto que es el primero en que pueden estudiarción cuanto que es el primero en que pueden estudiarción cuanto que es el primero en que pueden estudiarción cuanto que es el primero en que pueden estudiarción para la clase de guerra que en aquel tiempo iba á tener lugar en él Si algunos podían sacar ventajas del conocimiento de seas circunstancias y de la índole de los contendientes, eran Abascal y Goyeneche, y los dos se mostraron á la altura de la ardua misión a que les había llamado la fortuna (2). Abascal envió al teatro de la guerra algunas fuerzas, un batallón del Real de Linia entre ellas, artillería, municio-

Goyeneche era de Arequipa, y Rivero dice en sa manuerito que era «un americano del, vallente, incanasbie y antendido».

Todavia hemos de ver cuán alto concepto tema de Goyeneche jues ten competente en todas cosa cualidades como el general que nunca quiso abandonar la causa capañola y fué dechado de intrepides en nuestras guerras civiles.

<sup>(3)</sup> Veáre cómo los retrata el general Rivero.

En aquellos momentos descollaben en el Perd dos grandes figurae, em la primera el virrey Abascal: colocado en la capital de Lima, atendía á todo, el año anterior había acedido con tropas à sofocar la revolución de Quito sin embargo de no ser de su virreinato, y cesa tropra las situaba ahora en Guayaquil para asegurar aquella plaza la sublevación de Chile que también habis tenido lugar, le daba serios culdados, y previendo que tendria que extender alli en atención, se preparaba para todo evento, y no por emo descuidaba el ramitir toda ciase de auxilios al ejército que organizaba Goyeneche. La segunda figura eca éste sin descansar un memento, había convertido eu cuartel general en un campo de instrucción en que reinaba una actividad incevante, así, comunicando á todos su espíritu y su celo y captandose las voluntades, vió coronados sus es-fuerzos, y en solo sels meses se encontró con 8.000 hombres preparados à entrar en combate con la confianza que dan la instrucción y la disciplina».

nes, armamento y tiendas, y Goyeneche con ellas y las milicias de Cuzco, Puno y Arequipa, organizó en Zepita un ejército, poco numeroso, es verdad, como que no contaba con más de 8.000 hombres, pero perfectamente instruído, pronto á entrar en campaña.

Castelli, por mejor decir Balcace, que era quien mandaba las armas, podía oponerle sobre 18.000 hombres, pero gente toda colecticia sin instrucción ni espíritu alguno militar. El Doctor creía que ese numero, reforzado con sus arengas y la fama de sus bárbaras ejecuciones, bastarían para anonadar á sus enemigos. Goyeneche avanzaba el 20 de junio de 1811 en dos cuerpos: el de la izquierda se dirigió, bajo su mando inmediato, por el camino de Guaqui (Huaquí es su verdadero nombre), y el de la derecha, á las órdenes del coronel Ramírez, tomó el de Jesús de Machaca, apoyados los dos por una reserva de 2.000 hombres que además debía observar á los de Cochabamba si trataban de hacer algún movimiento envolvente. Caste.li esperaba á Goyenecho en unas posiciones muy fuertes que debió elegir Balcace, y sus tenientes Viamon y Díaz Vélez se situaron á su izquierda, dispuestos á rechazar el ataque de Ramírez La batalla comenzó á las nueve de la mañana. El coronel Tristán que iba á vanguardia fué el primero en romper la línea enemiga y en seguida se pronunció la derrota que Goyeneche completó entrando tras los fugitivos en Guaqui, donde intentaron resistirle Ramírez, de su parte, arrolló, no sin esfuerzos, á Díaz Vélez, causándole también muchas bajas y cogiéndole bastantes prisioneros, con lo que la victoria de los es pañoles se hizo decisiva. Tal fué el espanto que pro-





dujo en el campo insurgente, que el cobarde Castelli no paró en su fuga hasta Buenos Aires (657 leguas) y Balcace desapareció también: sólo Díaz Vélez se dirigió á Potosí (119 leguas) con 800 hombres que le quedaron y Rivero se fué con sus revoltosos jinetes á Cochabamba, su patria, distante 98 leguas del campo de batalla.

La de Sipesips.

Por qué Goyeneche no prosiguió la victoria, no se sabe. Se supone que temería alguna sublevación 🔞 su espalda, en Tagua é Arequipa; que creería no deber dejar sin protección suficiente sus parques de la frontera, ni alejarse mucho del virreinato del Perú, no sólo base de sus operaciones, sino que también comarca confiada principalmente á su jefe el general Abascal. La batalla de Guaqui, aun así, tuvo gran reconancia. en el país y consecuencias muy transcendentales. Por el pronto los intentos de sublevación en Tagua y Arequipa fracasaron, más que con la presencia del conde de Casa Real en Arequipa, con la noticia que llevó del triunfo de Guaqui. Así se desvaneció todo temor de que el fuego de la insurrección del virreinato de Buenos Aires sa extendiese al del Perú, y la ciudad de La Paz y la de Oruro se sometieron inmediatamente al vencedor. Aun quedaba en Cochabamba un núcleo de fuerza sublevada de la con que hemos dicho que se retiró el insurgente Ribero y à la que fué à unirse Díaz Vélez con la que también retiró de Guaqui. Goyeneche, al asberlo, abandonó su posición de Oruro y el 4 de agosto se dirigió á atacar á los insurrectos, á cuyo frente se presentaba el 13 de aquel mismo mes. Allí se le ofreció ocasión nueva de lucir sus condiciones militares, y la batalla de Sipesipe fué à completar la glo-

riosa jornada del 20 de junio, derrotando á los dos cabecillas enemigos de España, á quienes hizo muchos muertos, heridos y prisioneros, y les cogió armamento y municiones, nueve piezas de artillería y una bandera. Aquel escarmiento y el indulto concedido á los de Cochabamba le permitieron acudir después à Tiquina, posición que, valiéndose de su marcha á Sipesipe, ocupaban algunos de los derrotados anteriormente, unidos á los indios de Pacayes y Omasuyos Los coroneles Lombera y Astete fueron enviados á sofocar aquel movimiento, y Goyeneche se encaminó á Potosí, donde entraba el 20 de septiembre, enviando un fuerte destacamento en persecución de Díaz Vélez que se había retirado en dirección de Jujuí. Las inmensas distancias que necesitaba recorrer el ejército para acudir de un punto á otro en territorio tan vasto y accidentado, desprovisto, además, de comunicaciones propias para hacer la guerra con resultados decisivos, exigian un tiempo que los pueblos, provocados á la rebelión por la propaganda de los vencidos, aprovechaban para prepararse á resistir la represión que no veían inmediata. Así es que por mucha que fuera la actividad de Goyeneche y no menor la de los jefes que operaban á sus órdenes, parecía no bastar para acudir, ya á La Paz, que los insurrectos tenían sitiada, ya á los Yungas, Omaneyos y Larecaja, á Poscages y Sicasica, y, por fin, á varios otros puntos sublevados á favor de la expedición del núcleo principal del ejército á Cochabamba En todos vencieron las tropas leales, pero sin conseguir cortar de un tajo las cien cabezas de aquella hidra revolucionaria que habría de sostenerse aún mucho tiempo en comarcas tan favorables á su pestilente

acción, hasta el último día de aquel año en que, según recordaremos más adelante, recibió otro golpe, más recio acaso que el de Guaqui, en Nazareno y Suipucha, como para vengar el desastre del valiente, en aquella ocasión temerario, D. José Fernández de Córdova (1)

En Méjico.

El orden cronológico, el sincronismo, tan recomendable en los trabajos históricos en cuanto lo hacen posible otras diversas circunstancias muy atendibles también, exige nos traslademos al otro hemisferio, á tanto se extendían entonces los dominios españoles, para hacer observar cómo las artes de nuestros enemigos y la traición de los que todo nos lo debían, iban minando la ingente fábrica colonial, con tanto esfuerzo y sangre tan generosa levantada.

La noticia de la sublevación de Caracas, si al recibirse en Méjico produjo general indignación y hasta hizo ésta crecer los donativos con que pueblo y autoridades se esforzaban en contribuir a la resistencia de la metrópoli en la Península, no dejó de, transcurrido algún tiempo y agitados los ánimos con los manejos de los agentes de Napoleón desde los Estados Unidos, causar el efecto á que los dirigían el artero emperador y la nueva y siempre ingrata republica norteamericana (2). Méjico, Zacatecas, Santa Fé y Guanajuato ha-

dor de Mendigorría y Arlabán, hábil diplomático y general insigne, y de D. Fernando, general insiblén distinguido y ministro de la Guerra. Parecida había sido en América la triste suerte de los dos marinos Córdova y Concha, víctimas de su patriotismo, y en la mas estrecha amistad vivieron sus hijos, peleando juntos en la Península y defendiendo la misma causa.

<sup>(2)</sup> Eu la scaión secreta del 6 de diciembre de 1810, se leyó en las Cortes un despacho del 6r. Onis desde Filadelőa, en que exponia que por medio de un emisario francés que allí tenta Bonaparte, había sabido de cierto que andaban per todas nues.

bían dirigido al Regente Lardizábal protestas de lealtad que el arzobispo Virrey confirmó en una elocuentísima proclama de 23 de enero de 1810, en la que exhortaba á los habitantes de aquel remo á la defensa de la causa española, uniéndose todos y rechazando las sugestiones de los enemigos. Los donativos habían aumentado allí, en la Habana y Puerto Rico; los ofrecimientos de mantener la tranquihdad eran diarios y, a no dudarlo, sinceros, y todo hacía creer que, en efecto, no se alteraria como era de temer por el ejemplo de Caracas y las sugestiones de los laborantes (1).

Mas por uno de esos que parecen contrasentido extraño y son con todo frecuentes en tales circunstancias. en la misma provincia de Guanajato, cuya protesta de lealtad, si la más breve era la más enérgica, se oyó el primer grito de rebelión dado en el virreinato de Nueva España. El 17 de agosto se pronunciaba en Dolores el cura del pueblo, D. Miguel Hidalgo de la Costilla, hombre de entendimiento y culto, á quien el estudio dalgo. de la literatura francesa, con ser tan fresca la de los

El cura Hi

tras colonias de America varios franceses y españoles enviados con instrucciones del Rey José, en que les encargaba preparar una general revolución en aquellas provincias y en un miemo día, valiéndose para ello del clero secular y regular, de sobor nos, de venenos para matar á los leales, en suma, de cuantos medios puede sugerir la política maquiavélica de un usurpador. Hasta se presentó un ejemplar de las instrucciones, co plado del misno emisario de Filadelfia, y lista de algunos es pañoles y extranjeros á quienes se había dado ya el encargo, con nota de les cindades y provincias adonde se habían dirigido

 El entusiasmo por la metrópoli en la Habana llegó hasta á ofrecer algunsa señoras á la Regencia la formación de una compañía de 100 plazas entre las de su sexo de aquella ciudad, la que, después de instruída en el manejo de las armas, viniera por su cuenta à la Península para unirse à los ejércitos que defendian los derechos de Fernando VII, su legítimo soberano.

enciclopedistas, le llevaba sin duda 4 desconocer lo mismo la autoridad del gobierno que la del arrobispo que acababa de recomendarle la paz evangélica y la sumisión à los poderes públicos. Es verdad que odiabaá los españoles con todo su corazón y habría regularmente contraído compromisos con los que se decian amigos de Iturrigaray, el virrey anterior, depuesto el 16 de septiembre de 1809 por los europeos avecindados en el país y la Audiencia, que le sospechaban de infidencia para con la metrópoli. Los primeros pasos del cura Hidalgo le condujeron á Guanajuato gracias á la cooperación de los capitanes Allende y Aldama, que se le unieron en San Miguel con casi todo el regimiento provincial de la Reina en que servian.

Contaba sin duda Hidalgo conque el Virrey por su carácter sacerdotal, su mucha edad y los achaques que muy pronto habrían de llevarle al sepulcro, no tendría ni la fortaleza ni el prestigio necesarios para imponerso a tan formidable sublevación como la por él iniciada y dirigida. Pero no contaba con que por aquellos mismos días llegaba á Méjico y tomaría el mando del virreinato el general Venegas, tan acreditado en la guerra de la Península por sus dotes militares, entre las que brillaba principalmente el patriotismo, la primera y más eficaz en el nuevo cargo que le El general había confiado la Regencia. Venegas había entrado en Méjico el 14 de septiembre de 1810, un mes después de la sublevación de Hidalgo; y para cuando éste pudo organizar, en lo que de él debía esperarse, las gentes que se le unieron en Dolores y Guanajuato, ya el Virrey tomaba la dirección de las fuerzas leales de que le serie dado disponer en los primeros momentos. La

Venegas.

insurrección se hizo en ellos formidable por el número de los que la secundaban, aunque débil, como es de suponer, por la organización y la disciplina que se les podría dar, su armamento é instrucción. Sin embargo, desde Guanajuato y reforzado con más y más gente, indios siempre y mulatos, á quienes fascinaba su predicación contra todo lo que se relacionara con la supremacía española, y el rico potin cogido en aquella ciudad, centro minero de los más importantes de América, se trasladó á Valladolid de Michoacán, y ya se acercaba a Méjico cuando salió de aquella capital el coronel D. Torcuato Trujillo con una columna de 1.500 hombres para atajarle en su marcha.

Escasa era la fuerza leal para destruir la numerosa de los insurrectos, que dicen era de 80.000, pero aun las Cruces. así, logró el día 30 de octubre mantener su posición del monte de las Cruces cerca de Toluca, aunque retrocediendo después á Méjico para atender, en caso necesario, á su defensa.

Es muy de notar el que pudiera Hidalgo reunir tal número de partidarios para su causa; número que, aun vencido repetidamente el audaz cabecilla, fué, según iremos viendo, en aumento hasta su última derrota, prisión y muerte. Si como sucedió en Caracas, Santa Fe y Buenos Aires, hubiera tenido lugar la su~ blevación en la capital, el virreinato de Nueva España se habría, como los anteriormente citados, perdido desde los primeros dias para la madre patria. De verificarse fuera de Méjico, el Virrey pudo disponer de los recursos que siempre ofrece el centro del gobierno y preparar una resistencia ineficaz, si no imposible, fuera de él Tuvo además el general Venegas la fortuna

de que el brigadier D. Félix Calleia, jefe leal y de grande energía que mandaba en San Luis de Potosi. al tener noticia de la sublevación de Hidalgo, juntara. cuantas fuerzas pudo allegar en su gobierno y siguiera en su movimiento á los insurrectos observándolos para aprovechar la mejor ocasión en que batirlos. Y si bien no lo fueso la en que, dándose el aire de vencedor el famoso cura general, se dirigía sobre Méjico, continuó Calleja su marcha, decidido á estorbarle la ejecución de sus planes. En el camino había ocupado Dolores, cuna de la insurrección; hecho levantar el sitio que los rebeldes tenían puesto á Querétaro; y ya iba á mar chas forzadas acercándose á Méjico cuando supo que todo el ejército de Hidalgo se hallaba esperándole en el desde entonces célebre campo de Aculco. El cura y los cabecillas, sus secuaces, teniendo noticia de la proximidad de Calleja, habían creído que antes de acometer la entrada en Méjico, cuya resistencia les pondría en grave compromiso, necesitaban derrotar á su perseguidor, y se revolvieron contra el, poniéndose en su camino el 7 de noviembre.

Batalla de Aculco.

Calleja se mostró tan hábil y enérgico en su ataque á las posiciones de los insurgentes como activo había estado en su seguimiento. No tenía á sus órdenes más de 3 000 hombres, decididos, eso sí, en su lealtad por la causa española. El enemigo, ya lo hemos dicho, contaba con 70 ú 80.000 hombres, pocos veteranos, los de los traidores Allende y Aldama, y los demás gentes sin organización y mal armadas, cuya muchedumbre más servía de estorbo que de utilidad en un campo de batalla. Y tanto fué así que á poco más de una hora de haberes emprendido el ataque por

las tropas de Calleja, todo el ejército insurrecto huía completamente derrotado, dejando en el campo sobre 10.000 hombres entre muertos, heridos, y prisioneros, muchas piezas de artillería, de las que dos eran de las abandonadas por Trujillo en las Cruces, fusiles en gran número, municiones, equipajes y hasta 11 coches de los cabecillas, que hubieron de salvarse á uña de caballo hacia las provincias más distantes de Méjico. Y caso extraño que recuerda las descomunales batallas de la reconquista cristiana en la Península, la pérdida de los españoles en Aculco consistió en un soldado muerto y otro horido, «lo que no parecerá extraño, dijo Calleja en su parte, al que sepa que las grandes pérdidas se verifican por lo regular en la fuga, y á los que notaron el terror de que se sobrecogió el enemigo al vernos marchar con un paso y una serenidad capaz de imponer, no digo á estas gabillas tumultuarias y en desorden, sino á tropas disciplinadas y aguerridas» (1).

La batalla de Aculco tuvo las consocuencias más Reconquis lavorables para la buena causa. En la dispersión ge-ta de Guananeral que produjo, si se salvaron los cabezas de la insurrección por no haberlos alcanzado la caballería, detenida ante obstáculos insuperables del terreno, la masa principal de sus fuerzas se dirigió con ellos á los puntos en que se había formado, esparciéndose por

<sup>(1)</sup> Lo de las bajas debe ser cierto, porque el general Venegas mando gratificar con la cantidad de 100 pesos á María Ramos Ponce madre del muerto Ignacio Labra, y con 25 al herido Mariano Islas, del provincial de Toluca, concediéndole también el uso de un escudo, en cuyo centro estaban las iniciales de Fernando VII, y en su orla el letrero. Herudo en Acul co no abandono sus filas.

el país muchos grupos que, acogidos en algunas poblaciones, próximas unas y muy distantes otras, continuaron cometiendo toda clase de atropellos, robos y asceinatos. Era necesario acudir á varias partes, y mientras el brigadier Calleja, considerando innecesaria su ida á Méjico, que otro no habría dejado de aprovechar para recibir los honores del triunfo, se dirigía 4 Guanajuato de donde le llegaban noticias muy alarmantes, el Virrey destacaba un día y otro de la capital tropas que sofocaran el fuego de la sublevación, encendido en su derredor. Hízose así en la jurisdicción de Cuernavaca, en Huichapan, Tepecuacuileo, el arroyo Moledor, Ahuacatillo y otros puntos de menos importancia, batiendo al cabecilla Villagrán y al después tan famoso P. Morelos que campeaban por ellos. Lo que, sin embargo, ofrecía mayor interés era la liberación de Guanajuato, y Calleja la realizaba brillantemente el 25 del mismo mes en que había ganado la batalla de Aculco.

Si decisiva había ésta sido para el vencimiento de la insurrección, no le fué mence la toma de Guanajuato para la suerte de una ciudad y de un distrito entero en que desde el primer día habían sido víctimas
del furor revolucionario. Dos días duró el ataque de las
posiciones exteriores hasta emprender el del recinto de
la ciudad que aún trataban de resistir los insurgentes.
El espectáculo que se ofreció á la vista de Calleja al
penetrar en Guanajuato debió ser horrible, tales aran
los rasgos de salvajismo estampados en el ensangrentado cuadro que lo representaba. Así lo describe
él: «Sin detenerme, escribía al Virrey, continué mi
marcha á la ciudad lleno de delor por la noticia que

acababa de recibir de que la plebe por sí, ó sugerida por los insurgentes, había manchado sus manos en la inocente sangre de más de 150 entre europeos y americanos, que existían presos en la cárcel de Granaditas, acometiendo este lugar de horror en la tarde y parte de la noche anterior, y pasándolos á cuchillo, á excepción de muy pocos que se abrieron paso, á costa de mil heridas, por entre los cadáveres y sus asesinos: acción bárbara y detestable, que lienó de indiguación á todo el exército, y que en el primer momento me obligó á tocar a degüello para llevar á sangre y fuego la ciudad; pero lo mandé suspender por efecto de humanidad, y para no confundir al inocente con el culpado»

Los castigos que allí impuso el brigadier Calleja Término de por un lado, y el indulto de ciertos tributos que abolió la insurrecel Virrey por otro, parece que debieran haber devuelto la tranquilidad á un país que poco antes demostrara adhesión tan firme á España. Nada de eso: la insurrección se apoderó de las provincias del interior y fué necesario acudir con cuantas fuerzas se pudieron juntar á sosegarlas. Empresa difícil, sanguinaria y larga, porque á la tenacidad carasterística de los mejicanos se unía el temor de que los excesos cometidos serían castigados todo lo rudamente que merecían. Criminal y escandolosa era la conducta observada por algunas colonias al sublevarse contra la metrópoli; habíase alguna también manchado con la sangre de españoles ilustres por su jerarquía y servicios; pero ni en el número de los alzados en armas ni en los atropellos contra los leales defensores de la integridad de la patria, podían compararse con las de la América septentrional,

Toko x 24

AF AF, Note

con Méjico particularmente, la de cuyo bienestar y engrandecimiento habían cuidado con verdadera predilección los gobiernos españoles desde los días de su conquista. Las manifestaciones de adhesion fueron todas hipócritas y falsas; se conspiró desde que la guerra en la Península ofreció esperanza de éxito en los trabajos de separación inspirados por los agentes qua sa introducían en el virreinato desde los Estados Unidos; se reunieron armas y municiones en depósitos muy de antemano dispuestos en puntos ocultos á la vigilancia y á la acción de las autoridades, y al estallar la revolución, pueblos y centros de comercio ó industriales fueron invadidos y saqueados, los habitantes, sobre todo si eran suropeos, caían sacrificados al salvajismo de los agitadores, sedientos de su dinero y de su sangre, y no se respetó la religión siguiera aún por los que parecían representarla, saqueando los templos y asceinando á sus ministros. Así es que la rabia de verse vencidos por un puñado de los leales, que sólo era un puñado al comparar su número con el de los insurrectos, y el temor al castigo por tanta sangre inocente como habían vortido y tantos intereses depredados, les hacía extremar con la violencia y la mentira los modios para el aumento de su fuerza y la satisfacción de su venganza. Las provincias se vieron inundadas de sus partidarios y de foragidos, y el ejército y las milicias leales hubieron de atender á en todo el país castigar la insurrección y los crimenes que la deshonraban. Con todo, seguía á Hidalgo un gran núcleo de sus secuaces, à punto de haberse reunido cerca de Guadalaxara tal muchedumbre de rebeldes que la voz popular la hacía ascender á un número próximo al de

100.000 combatientes. Calleja los encontró el 17 de enero de 1811 en posiciones distantes unas diez leguas de aquella ciudad, en el puente de Calderón, donde riñó la acción más importante de tan felicísima campaña. Fueron innumerables las bajas de los insurrectos en el campo de batalla y en los inmediatos á que huían, se les cogieron 94 piezas de artillería, muchas fundidas por ellos, y 8 además que arrojaron al río durante el combate, y fusiles y municiones en gran cantidad. Las nuestras, en cambio, no pasaron de 40 á 50 muertos y pocos más heridos; distinguiéndose las tropas con acciones de un valor que revelaba el grande entusiasmo de que se hallaban poseídas por la justicia de su causa y la confianza en sus jefes.

Deshecho aquel mal llamado ejército de los insurgentes, los jefes españoles pudieron atender á su completa disolución, y mientras el brigadier D. José de la Cruz iba desde Guadalaxara acorralando al rebelde cura Mercado, por Urapetiro, teatro de una bri lante acción reñida el 14 de enero, por Zamora y hacia Tepic y San Blas, donde los mismos habitantes le obligaron el 3 de febrero á emprender la fuga en que pereció, Calleja, puesto ya en San Luis de Potosí, recibía el parte de haber sido aprisionados el 21 de marzo en el puesto de Bajan más de 200 sublevados, entre los que el cura Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldama y varios otros de los cabecillas más caracterizados entre ellos (1).

<sup>(1)</sup> El cura Mercado, batido el 31 de enero en la Barrança de Maninalco, lugar de la catastrofe de Pedro Alvarado en 1541, murió despañado al huir de San Blas.

El parte primero que recibió el Virrey sobre la prisión de Hidalgo, publicado en la *Gaceta de Mésico* del 9 de abril, decia así «Exemo Sr. Ahora que son las cinco y media de la tarde

Con la prisión de Hidalgo y su fusilamiente poco después en Chihuagua, y la derrota y dispersión de los bandos que aún quedaron por algún tiempo moro-deando en las comarcas más lejanas de la acción de la enpital, pudo darse por terminado el alzamiento de Májico iniciado en Dolores. Celebrése tan feliz resul-

recibo del teniente coronel D. José Manuel de Ochon, comandar te de la división de les provincies internes un la frontera de Conhulla, et oficio eigniente.

«Las interesantes y plansibles noticias que en oficios de 26 del corriente dirigidos à la villa de Monelova y firmados por los señores gobernadores D. Simon de Herrera y D. Manuel Eskedo, con los semás vocales de que se con pono la junta de

geguridad de dicha villa, contienen las que copio

a Es muy conveniente me facilite V. 500 hombres para conducir las preses du 294 insurgentes que aprisioné el capitán Bustamante con los caudales dei lis Obiepo y algunas bretina, y que con seguridad se condurcan también los generales prisioneros Hidalgo, Alienae, Abasolo, Aldama, Zapata, Ximónes, Lansagorta, Arania, Portugal, etc., etc., que se han aprisionado en Acatita de Bajan con todos los stajos, en que conducian el oro, reales y plata y muchos prisioneros que se les han becho, con toda su estuleria, y sou más de 200 hombres de cormedes abazo, á más de los que tomó el espitán Busta, mante e

ella tal corcepto, he facilitado los 500 hombres de noxillo que se me piden al cargo del teniente D. Facuado Meigaren, y con el resto de mi exército emprendo mi marcha hoy para la hacienda de Patos, con dirección á la reconquista del Saltillo- lo que participo à V. S. para en inteligencia y satisfacción.—Dios guarde à V. S. muchos años.—Es. comandante general del exército — José Massael de Ochon.—Sr. brigadios D. Félix María Calleja »

aY en el montento despache dos extraordinarios é con enplial, el uno por la linacteca y el etro por Querétaro, para que es imponya V. E. du ten plancible noticia. Dios guerdo à V. E., muthos afica.—8. Luis Potosi y abril 5 de 1811.—Exemo. Sr. — Félix Calleja.—Exemo. Sr., Virrey D. Francisco Xavier Va-

Began, I

Es un curiosa é intercente la nurración de la prición de Hidalgo, de su numerosiemo Fetado Mayor y auterial de gracrra y equipajes que Bevaba en su retirada, que hamos crefdo deber transmitir à nuestros lectores el parte de D. himos de Matrera con los detalles de sucreo tan transcendental en la imantracción de Méjico.—Vésse el apéndico núm- 13, tado con todo género de fiestas religiosas y populares en el virreinato, y el gobierno español se mostró generoso en la concesión de recompensas á las tropas leales, enviando á Venegas la gran cruz de Carlos III, que se le otorgó en real decreto de 30 de abril de 1811 por haber pacificado aquellas provincias de Nueva España y restituídolas al orden y tranquilidad pública.

Donde más formidable se había presentado la insurrección, se la ahogó por el pronto con mayor rapidez; gracias á la energía y al tacto de la autoridad y al valor, á la actividad y talento de los jefes que tan bien supieron secundarla, al valor y lealtad de las tropas y, por fin, al patriotismo de todos. La feliz circunstancia-ya la hemos sefialado-de no haberse iniciado la sublevación en la capital, fué, sin embargo, la que principalmente influyó en el éxito de la causa española en Nueva España; que, de estallar en Méjico. no hubiera sido quizás posible el sofocarla. Así había sucedido en Venezuela, Nueva Granada y Buenos Aires, y, recientemente, en las Floridas, que habían sido presa de la revolución, suscitada por los mismos agentes destacados de los Estados Unidos á las fronteras de Méjico.

El descontento de los habitantes, facil de ser pro- En vocado siendo en su mayor numero ingleses, alema- ridas nes ó franceses, y el menor el de españoles por las vicisitudes sufridas en la Luisiana que tantos señores había tenido en los últimos tiempos; el descontento, repetimos, suscitado por el comandante de Baton-rouge, dió lugar á la creación de uno como nuevo estado, que, aun presidido al pronto por la misma autoridad de quien se quejaban, se constituyó independientemen-

En las Flo-



te de España, si bien, como todas las colonias emblevadas, invocando la soberanía de Fernando VII. Los revoltocos se habían apoderado de Baton-rouge la noche del 22 de septiembre de 1810 y asceinado á varios de los presidiarios de aquella fortaleza, á dos oficiales, entre ellos, del regimiento de la Luisiana y del Estado Mayor, Fueron después aprisionados otros jefes, oficiales y empleados, el mismo comandante Delassuse & cuyas violencias y codicia so debió la insurrección, y 🕯 los pocos días podía darse por perdida la Luisiana y con ella toda la Florida occidental. Y enarbolando una bandera, que adoptaron, azul con una estrella blanca en el centro, los rebeldes, triunfantes ya, publicaron una proclama con la declaración de su independencia. que esperaban completar con la ocupación de Mobila y Panzacola.

«Tales, decia el despacho expedido desde este último punto, han sido los efectos de la necedad, de la rapacidad, ó acaso más bien de la infidencia del coronel Don Carlos Delassure, si ya no es que todas tres causas reunidas dieron impulso á la rebelión de los vasallos más bien acogidos, más bien tratados y más libres que S. M. tenía en sus vastos dominios.

Situación

La situación del imperio español en América era á general á fi-fines de 1811 sumamente grave. Si la sublevación de nes de 1811, Mélico parecia sofocada, si el Perú se mantenía sumiso bajo la férrea mano de su virrey Abascal y hasta intervenia eficazmente en los tristes sucesos de Charcas y Tucumán, atendiendo al mismo tiempo à Guayaquil. tranquilo hasta entonces y el Chile que acabaría por sublevarse; si en Guatemala, Cuba y Puerto Rico no se había alterado el orden ni se negaba la autoridad &

la metrópoli, y Montevideo luchaba por contrabalancear la acción perturbadora de Buenos Aires en la región del Plata, casi toda la banda occidental de este río, con excepción del Paraguay, se daba ya por in dependiente, como Venezuela y Nueva Granada, Chile y la Florida occidental ofrecían espectáculo semejante y hacían temer igual resultado. Sobre todo, los manejos de Napoleón y su hermano José, secundados desde la república norteamericana, tenían las colonias españolas en contínua agitación, que mal podría reprimir el gobierno contral teniendo que atender en primer lugar a la defensa de la Península, ocupada en su casi totali dad por los ejércitos franceses

Mejor que el gobierno, esto es, que la Regencia, debían vencer tantos peligros y contrariedades las Cortes de Cádiz, poder supremo de la nación, el responsable de cuanto malo pudiera acontecerla, ya que toda la gloria del triunfo habría de atribuírsele

Sin querer dió la Regencia un motivo para el descontento de los americanos. No sabiéndolo ó no habiendo calculado bien las consecuencias que pudiera producir, se publicó el 17 de mayo de 1810 una real orden autorizando el comercio directo de nuestras colonias con las demás naciones, excepto, naturalmente, con Francia. Al ver la luz disposición de tal transcendencia, alarmóse la junta de Cadiz y apeló á los regentes con toda la cólera que debía provocar en los comerciantes que la formaban una medida tan perjudicial para sus intereses particulares. La desautorizaron, con efecto, los regentes, Castaños particularmente, que negó se hubiera dictado en el Consejo, y el marqués de las Hormazas y, sobre todo, el oficial mayor de la se-





erotaria de Indico. D. Manuel Albuerne, de guien 😁 dijo haberia inepirado, hubieron de abandonar eus puestos sujetándoseles á un proceso que, como tantas otros, se hundió en el polvo de los archivos. Aun revocada la orden y aun recogiéndose cuantes ejemplares do la circulada pudmeon ballarse, la noticia transcondió é hizo an América el efecto que es de suponer, malísmo, dando lugar al aumento de la aublevación que había emperado á notarse en aquellas provincias. (1)

Discustón americana on las Cortes.

Paro volvamos a la gortion de las Cortos de Cadis. presentacion y recordomos su conducta en tan criticas circunstan-

¿Que resultado die squella correspondencial No es fácil determinario per la abecara del Attimo oficia de kilo en 18 de nquel men. Manifestaba que eno habia mecuestrado, decia, el in-porte de un real, y esp que los individuan comerciautes fugiores han enusado grandes maios é la legitima canos, española vendiendo baques y butes & la junta, que actualmente antam hostilirando las armas del rey de España, a Pere, concinia act. «De todos morios, V. E. debe estas negaro que empleară, con perpecto à las individuas à intervere pertenecionies à in generom zación ingi-es, quantes cunsideraciones me sean posibles, tomo lo ho executado hasta ahoras

¿Cedió al Impernom Sito à la arrogente. A impartinante do-Maitad de Conroy?

<sup>(1)</sup> Es notable el desagnerelo que aparece en las optiniones do Torono y echápelor sa ses genoto. El Condo no holla palabras bostanto ruosgicos paes je sgar la sonducia do Albuerno y la desidia da Hormasas, y ol. historiacior alcuda, riegia la ordon, cuyan articular todan cor in como mby beneficions, no rola para las colocine ejou que tan bién para el funiente de nueutra niarina art militar como niercanta. Carado nita tarda el gobiorno ingiés quies interpener en acclisción para la suminión y tranquilidad du insprovincias de andrica, se sussité qui Montevideo una grave poléccion entre al general l'ita, virrey nombredo de Becaça Airas, y elalmirante britàcico De Coursy, que pretendia impedir el bluques imporeto à equella ciedad para los objetos do comorcio quo di llamaba incomist. La coprospondencia que se entablé en toptiembre de 1011, as hiso agria, exigiendo kijo pe jo manifestam la esterbación del gobierno sepañel para squel comercie, y reclamando el ingión, ya quo no la tenta, al derecho quo lo recomendaba el nuyo unapa nelontras so recoleta en. Caelta la neguciación genoral para Intervenir la Gran Bretoñs en les avantes de Américs.

cias. Las dejamos disponiendo del gobierno de la nación con la nueva Regencia por brazo de su omnipotente soberania (1). Votada y sancionada la ley de imprenta, los detalles de cuya discusión muy poco importan en la presente historia por curiosos que sean y aun pongan de manifiesto las contradicciones en que cayeron después los que con mas fuego y elocuencia abogaron en favor de la absoluta libertad de la prensa, las Cortes legislaron sobre puntos que correspondían á la perenteriedad exigida por le reciente y nuevo é extraordinario de su instalación. El reglamento que debían observar en todos sus procedimientos, leído y aprobado por aclamación en la sesión del 27 de no viembre de 1810; el decreto para suspender la provisión de toda pieza eclesiástica que no tenga aneja cura de almas, aunque interinamente; el de que ningún empleado percibiese mayor sue do que el de 40.000 reales, excepto los regentes del reino, los ministros embajadores y generales empleados en servicio activo la incompatibilidad de todo otro cargo con el de dipu tado, y varios otros asuntos referentes á las relaciones del poder legislativo con el ejecutivo y las de éste con el judiciario, con la fuerza armada y la hacienda, fueron discutiéndose en las sesiones hasta que en la del





<sup>(1)</sup> Atacando el Semanario Patriótico el uso excesivo que se hacia en las Cortes de las sesiones secretas, criticaba también que no hubieren hecho ya en principios de diciembre la declaración de su amobilidad, y les decía: «Que esto sea un decreto, no una pron esa, y no deis ocasión á que los maliciosos digan que la residencia de la soberanía en las Cortes, no tanto se proclamó en obsequio de la nación á quien representan como para dar un poder inmenso y perpetuo á los individuos que las componens

El aticismo de la advertencia nada quita á la verdad del abuso.

22 de diciembre se tocaron los que corresponden al principal y casi exclusivo de este espítulo, al de los sucesos que por entonces tenían lugar en nuestras posesiones de América.

En la noche de aquol dia y tratandose de si so habrian de trasladar las Cortes à otro punto, hubo un diputado, el Sr. Pérez de Castro, que fundó en varias razones su opinión de que no saliera el Congreso de la Isla Gaditana, y principalmente en la de que, al decirse en América «Ya no hay Cádiz», carian «Ya no hay España». Esa opinión fué reforzada por el Sr. Valien to, mainfestando que con sólo la sa'ida de Ca liz se perdian las Américas, y lo fue también por otros, cuyo numero de 82, prevaleciendo sobre al de 33 que votaron por el abandono de la ciudad herculea en que no se creían seguros, decidió la permanencia del Congreso en ella y la prosecución de sua deliberaciones. (1)

Se habían pronunciado tan en favor de la igualdad de derechos entre los españoles todos, europeos y ultramarinos, proclamada en el decreto del 15 de octubre de 1810, que nadio se atrevió á negárselos en la sosión de 9 de enero siguiente al tratarso de las proposiciones presentadas por los diputados de América y Asia pidiendo se declarara que la representación de las provincias de Ultramar en las Cortes fuese la misma en el orden y forma (aunque respectiva en el número) que tuvieran las de la Peninsula Pero esas proposiciones entrañaban precisamente una desigualdad incon-

<sup>(1)</sup> El Semmario Patridites no menciona con discusión, sin duda por ser secreta y por no hacer grande henor á los de la nonoría en la votación, entre los que aparece el nombre de Quintana, propietario é inspirador de nquel periódico

cebible, la de sobreponerse la representación colonial á la de la Metrópoli, porque siendo más numerosa la población americana y asiática que la peninsular, lo sería también la diputación, y España quedaría, en cuanto á sus leyes y, de consiguiente, en cuanto á sus destinos, á merced de los que basta el 15 de octubre no tenían ni aun el derecho de ciudadanía. Era esto posible? Y sin embargo se emplearon días y días en discutir tal absurdo. ¡Qué de argumentaciones! ¡Qué de apasionamientos! Los diputados americanes, muchos de ellos suplentes, extremaron sus discursos hasta hacerlos, más que convincentes, amenazadores, creyendo que la perturbación que se sentía en varias de las provincias ultramarinas era argumento más que suficiente para imponerse a las Cortes. Del 9 de enero, en que se presentó la primera proposición de los americanos que fué desechada en la sesión del 18, y del 20 del mismo mes, en que se comenzó á discutir una nueva proposición del Sr. Pérez de Castro, al parecer conciliadora pero la misma de los americanos en su esencia, añadiéndose que continuaran las deliberaciones sin obstar á su legitimidad, valor y firmeza mientras llegaran los nuevos diputados de Ultramar, hasta el 7 de febrero siguiento, se repitieron cien y cien veces los mismos razonamientos, reforzados, al ser combatidos. con la razón contraproducente de los sucesos que hemos descrito de Caracas, Buenos Aires y Méjico No se les pedía sino que esperasen á la formación del código constitucional, en el que iban á fijarse las condiciones y forma en que debería hacerse la elección de diputados á Cortes. Deciaseles que, reconocida en el decreto de 15 de octubre la igualdad de derechos de las pro-

vincias ultramarinas, se señalaría en la Constitución la del número de los diputados que habrían de representarlas en las Cortes, haciendo el estudio de su población tan heterogénea como todo el mundo sabía. Se les rogaba que esperason á la reunión del nuevo congroso, preciso desde que fuera sanciona la la Constitucion, ya que no podrian venir antes á Europa los que segun sus deseos fuesen nombrados. Nada; era neceserio á las miras de los diputidos amoricanos, que sus reclamaciones, sus quejas, las unas destempladas é injustas las otras en su mayor parte, resonaran en su rais para encender más y más los ántinos tan predispuestos ya á la robelión; y ni Arguelles, ni Valiente. Gallego, García Herreros y varios otros elocuentísimos oradores lograron convencerles de la sinrazón de sus pretensiones. Fué necesario apelar à la votación, y aprobada la primera parte de la proposición, la relativa al derecho de igualdad de representación, por 123 votos contra 4, fué desechada la segun la por 69 contia 61, cifras que indican el efecto producido por el miedo mejor que por la razón y el convencimiento

En la sesión del día 9 del mismo febrero se concedió á los naturales y habitantes de América la faculta d do sembrar y cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcionara en aquellos climas, y luego se eximió á los indígenas del tributo especial que pagaban y del trabajo á que se les sometía en las minas. Y benévolo siempre con los diputados de aquellas Cortes el Conde de Toreno, dice: «Así que las Cortes decretaron sucesivamente para la América todo lo que establecía igualdad perfecta con Europa, pero no decretando la independencia poco adelantaron, pues los promovedores de las desavenencias nunca en realidad se contentaron con menos ni aspiraban á otra cosa».

No se necesita gran perspicacia para comprender que los diputados americanos conspiraban con ese mismo ilegítimo propósito. En cuanto á los peninsulares, cualquiera que lea sus discursos en tan solemne debate observará fácilmente que no escascaron elegios, ofertas ni concesiones para proporcionar á España las vo luntades de los americanos y satisfacer sus aspiraciones en cuanto tuvieran de justo y útil. Todavía se pusieron de manifiesto esos sentimientos en unos y otros al pedir el Sr. Alcocer que no se comunicara á América la resolución de las Cortes para no atizar más el fuego que allí ardia, contestandole Gallego, Creus y Argüelies que acabó su discurso con estas palabras. ·Por último, señor, digo que mi opinión es que, para que no se achaque á la Península que ha procedido con mala fé, expidan las Cortes un decreto formal, solemne, en el que, recapitulando todas las razones que se han tenido presentes para diferir hasta la Constitución el arreglo fundamental de la representación de América, se declare por V. M., para dar un testimonio del deseo que le anima de proveer á cuanto sea útil y boneficioso á aquellos naturales, anticipa la promesa de que la base para la representación nacional sera en todo uniforme en la Ponínsula y en América>

Eso era lo digno.

Ya hemos recordado algunos de los asuntos que Destierro se discutieron mientras se trataba on las Cortes del de los ante riores regen que acabamos de apuntar con la brevedad que exige tes. la índole de nuestro trabajo Pero entre esos asuntos merece mención especial uno que revela el espíritu

dominante en la raza española y para el caso presente en aquella asumblea, embrión todavía de lo que deben ser las de su misma clase el han de atesorar la autoridad necesaria. Nos referimos al decreto de 17 de diciembre, por el que las Cortes resolvían en la seción secreta de aquel dia la pronta separación de la Isla y Cádis de los cuatro Regentes anteriores. Parece que Castaños tuvo noticia el mismo día y estando comiendo de aquel acuerdo, por lo que Quintana pretendió que se hiciese declarar al general quién se la había dado, á tal punto se llevaba la saña, pero las Cortes tuvieron el buen sentido de desechar tau repugnante proposición. Reclamó Castaños de tan arbitraria, de tan injusta resolución, en un oficio que los periódicos publicaron, papel donde se quejaba, más que de los perjuicios que se le pudieran causar, de la aparateso, inesperado y destructor del confinamiento que se le imponía, á él, entre los demás regentes, el vencedor de Bailén, primer presidente del primero y soberano Consejo de regencia, instalador de aquel augusto congreso nacional. No era la primera vez en que su moderación triunface de sus justas quejas, diciendolo Santiponce y Algeriras, pero ahora se dejaba atropellarle sin otra causa que la de pedir un puesto de soldado en el ejército; por lo que solicitaba se sirvieran las Cortes sobrescer on aquella disposición à bies, así conclula, declarar priviamente que habiun tenulo à bien establecer en la monarquia e punola la ley del ostracismo.

Dijimos al recordar el o,co de que habían sido víctimas los vocales de la Junta central: «Entre la Regencia, el Consejo y la Junta de Cádiz, formando lo que hubo quien llamó gráficamente «El Trío», se co-

metieron aquellos días errores, aunque patrióticos, por unos, venganzas no poco vergonzosas por otros, y especulaciones por los demás..., etc. » Pues bien, al desaparecer de las esferas del gobierno, la primera Regencia sufría igual suerte á la de los Centrales, con la circunstancia de hacérsela sentir sus propias criaturas, los diputados que no hubieran sido nada sin ella, pretendientes, días antes, arrastrándose como pordioseros á sus pies para obtener una magistratura que, en su mayor número, no merecían

Todo lo que lograron Saavedra, Escaño y Lardizábal al leerse en las Cortes la representación de Castanos, fué que, dejando á salvo su honor, eligiesen los puntos de residenc a que pudieran convenirles, pero dojando inmediatamente la Isla y Cádiz. La medida, se les dijo, era política y no envolvía censura ni punición.

Por aquel tiempo se suscitó en las Cortes, en las se- Pretende la siones secretas por entonces, la cuestión, promovida lota la Reantes en la Central, de las pretensiones de la infanta gencia. Carlota á la Regencia de España durante la cautividad del Rey, su hermano. Hiciéronse arma de partido, manteniéndolas los anticonstitucionales, pero no paladinamente, sino por caminos subterráneos y procedimientos tan sutiles como hipógratas. En la sesión secreta de la noche del 15 de dicion.bre de 1810 «se leyeron á la letra, dice el acta, el oficio de la Regencia, por el ministerio de Estado, de 20 de noviembre último, y copias que acompaña de una consulta del Consejo de 13 de enero anterior, resolución de la Junta Central de 19 del mismo, oficio que se dispuso aquel dia para el embajador de Portugul, y oficios de éste de 6 del propio noviembre, relativo todo á la declaración ó publi-





cación que éste solicita de haberse abolido la ley sálica en las Cortes de 1789, y corresponder, de consiguiente, la succesión de España á la Sra. infanta D \* Carlota, en defecto de sus hermanos varones, y su legítima succesión».

Tras de una larga discusión se resolvió diferirla hasta que se ofreciera proporción convenienta para continuarla. Nunca llegaba esa, como que los que ya podemos llamar liberales comprendieron el alcance que pretendian sus adversarios dar à un asunto de que iba a depender la sucrte quizés de aquella asamblea. Porque, en efecto, podían las Cortes darse por muertas, al menos para la transceudental misión á que estaban llamadas, si la Iufanta tomnba las riendas del gobierno de la nación con el apoyo, mejor dicho, bajo la dirección de los partidarios del antiguo régimen, que eran quienes proclamaban su Regencia. La conducta que había observado respecto á Buenos Aires, procurando atraerse á Liniers y Concha como agentes y auxiliares suyos para el gobierno de aquel virreinato, primera etapa de sus ambiciosos proyectos, los había hechomanificatos, y sus gestiones con los notables del partido antiliberal en las Cortes dejaba conocer claramente á dónde se dirigían aquéllos, así como su alcance político y su término fatal. Aconsojaba en sus primeros pasos á aquella señora un D. José Presas, á quien conoció en Río Janeiro, haciéndole durante cuatro años su secretario y agente para llegar al logro, nunca alcanzado, de sus aspiraciones (1) Esas gestiones fueron mal

<sup>(</sup>t) En una Representación à Fernando VII, que publicó en 1815, se estampan cert ficaciones de la Infante, del ministro brasilaño conde de las Galvess, y del general español D. Gas-

recibidas en Buenos Aires. Liniers y Concha en un documento, cuyo autógrofo del segundo tenemos á la vista, rechazaron toda ingerencia de la princesa del Brasil en los asuntos del virreinato, tanto más injusta é impertinente cuanto que se mostraba apoyada por alardes de fuerza en la frontera, en la colonia del Sacramento particularmente, objeto de tantas y tantas manifestaciones hostiles por parte de las tropas portuguesas. Ya dijimos en el capítulo II del tomo V de esta obra, cómo la Infanta y hasta el Infante D. Pedro, hijo de D. Antonio, pero especialmente la Princesa, se consideraban herederos legitimos de la corona en el estado en que se hallaba España con la ausencia y prisión de D. Fernando, y cómo pretendía aquella senora regentar, si nó reinar allí, con el apoyo de los ingleses interesados en su comercio con aquellas provincias, proyecto que la Central había hecho fracasar. (1) Pero renovado ahora en Cádiz á la sombra de

Tomo x 26

par Vigodet, capitán general y gobernador de las provincias del Piata en abril de 1812, en las que se elegia sobremanera la conducta observada por el doctor Presas como secretario de S. A. y como agente suyo en favor de la causa española, así en la Península como en las provincias sublevadas de América. Separado del lado de la Infanta en 1812 por meras vistas políticas, decia S. A. en uno de los certificados, sirvió en la secretaria de Gracia y Justicia en Cádiz y luego en la contaduría de Granada, en que cesó por los motivos que provocaron su Representación.

<sup>(1)</sup> La pretensión de la Princesa fué presentada en Buenos Aires subrepticiamente, por parte de la Corte del Brasil. Así lo indica un precioso autógrafo que poseemos del brigadier Don Juan de la Concha, gobernador que era entonces de Córdoba de Tucumán, y de quien tanto se ha dicho en esta historia. Helo aquí.

<sup>«</sup>Reservado Exemo. Sr.: - La serenis, ma Sra. Infanta Dofia Carlota Jonquina de Borbón ha dirigido á este Cavildo, fuera del conducto del correo, que aunque su contenido sólo es relativo á darle expresivas gracias por los loables esfuersos conque ha contribuído á la defensa de la justa causa de su

las Cortes, persando quizás que favorecería su éxito la resulsa dada al duque de Orlonia, se hizo mas publico y formal, de com guiente, al decidirse en la mesión del 29 de diciembre de 1811 que se discutieran, con preferencia à todo atro negocio, una exposición y varias proposiciones presentadas por el diputado Seños Vera y Pantoja.

En aquellos escritos no se sacaba á la discusión el nombre de la lufanta; pero todos lo leían entre renglenes como suele decirse. Quien escuchara á los emdores partidarios de aquella señora, creeria que sólo se

nundo hormano y Rey Fornando, la circunstancia de vente toda la carta y su segunda cultierta escrita de su Real mano y de haberse dirigido bajo otro sobre por un particular conducto, ha movido mi celo y me ha puesto en el caso de participar-lo recervadamente à V. E. para lo que pueda convenir, so obstante que el Cavildo, conforme le ha pravenido, ha de remitir à V. E. la contestación abierta con copia de dicha carta.»

«Hasta abora B. A. R. no se nabia detenido en distinguir al jois de esta provincia reminéracies argunos manificatos, se-Hados de su Real mano, pero sin ombargo de laberco dignado tener ceta bondad, y do que no duando quales ecan los sentimientos y demostraciones do cada uno de estos habitantes, enbe que et Gobernador Intendente de Córdoba ha dado anusimente para el eccorro de la l'enfanula la tercera parte de su Renta y que los In livid sos de este Ayuntamiento se han confundido con los demás vecinos de esta Cindad, un sua denativon, se dirige à este Cuerpo Municipal en los lisonjeros y exprevivos términos que lievo monifestados á V. E., ein hacer mención de este Gultierno resultivo sin dada de haber expuesto A S. A. al mismo tiempo que A su Ministro, de Relecionos Extra geras D. Francisco Rodrigo Cuitiño, on la contostación à cas manificatos que remiti abierta por el conducto de een Superioridad, e. fon to de mie sentimmentes y fidelidad, y el deber á que inseparablemente mo une mi empleo, ma **bouro** y mi amor y celo por los sagrados derechas qua concede unestra Constitución & Nuestro Soberano.»

«Yo be meditado Er. Exemo con toda detonción los circupatancias de dicha carta y un interciosa remisión, y habiando A V. E. con la franqueza que la materia exigu, la considero digna de alguna atención por la sospecha que encierra »

S. A. R. ha declarado siempre liamando vicienta la abdi-

trataba de poner en la Regencia persona que representara al monarca aprisionado con los atributos de la soberanía real, efectiva, libre, por lo mismo, de los compromisos políticos y personales de un particular, siquier ilustre, elevado a tan alta magistratura. Había, sin embargo, en el fondo una, entonces, gravísima cuestión, la de principios, contrarios en los que abrigaban la causa de la Infanta de los proclamados en el Congreso desde el día de su constitución «Los enemigos de reformas, dice Argüelles en su Examen histórico, se habían reunido todos en su favor (el de

Dios etc - Exemo Sr. Virrey etc.s

cación de la Corona, y en la expresada carta conoce como Rey de España al Sr. D. Fernando Septimo, al que sólo se había dignado tratar con el nombre de Príncipe de Asturlas. Esta contradicción de sentimientos en que se halla S. A. R. dan bastante á conocer que su Ministro de Relaciones Extrangeras sabe variar con facilidad su sistema según se presentan las circunstancias.»

cS. A. R. y su citado Ministro, del que recibi oficio alusivo al mismo objeto que los mencionados manificatos, deben aaber por mi contestación y por las exactas noticias que reciben, mi inalterable fidelidad á mi legitimo Soberano, y no obstante S. A prodiga sus elogios al Cavildo si bien que en unos términos que ninguna etra cosa demuestran que un interés por la justa causa que debe unir el de todos pero en la circunstancia de correr públicamente en esta Ciudad la noticia de que en esa Capital se seduce con dinero por medio de Agentes á muchas Personas para formar Partido con el fin de entregar estos dominios á la citada Serenisima Sra. Infanta en calidad de Regente hasta la restitución del Sr. D. Fernando Séptimo á su trono, hace parecer más á la referida carta un medio suave para seducir que un ingénuo reconocimiento.

La noticia de la actividad conque en esa capital se trabaja para formar por S. A. R. el partido expresado, pudo baber llegado á este Pueblo con abultamiento, pero yo no he podido prescindir de unir estos antecedentes en vista de los que, en oficio muy reservado de diciembre del año próximo pasado, se me comunicaron sobre el mismo asunto por el Excmo. Sr. Virrey antecesor de V. E., cuyo oficio espero que V. E. se sirva traer á la vista con mi contestación de 16 de enero siguiente y que en su consequencia me prebenga lo que deba executar.

Es rechasa-

S. A.), esperando coronar por este medio su triunfo. Desde el citado día 29 de diciembre hasta el 1.º da su preten- de enero de 1811, en que se resolvió «Que en la Regencia que nombre ahora el Congreso, para que gobierne el Reino con arreglo á la Constitución, no se ponga ninguna persona Reals, se plantearon los problemas de mayor transcendencia para la gobernación del Estado. El de la succeión al trono, revocando el auto acordado de Felipe V en 1713, no halló dificultades para su resolución, pues que ésta fué casi unánima. Habia quien hallabs en la coincidencia de tales circunstancias como las que así se reunían, la ocasión quizás de colocar las dos coronas de España y Portugal, aunque fuera eventualmente, en una sola cabeza; pero como esa argumentación y la del respeto que infundiría en la Península toda y en el extrangero la cualidad real en la persona que desempeñara la Regencia repugnaba á la mayoría de los diputados, no fué atendida y hasta con desdén y malos gestos escuchada, Argüelles fué el que rebatió esa argumentación con mayor insistencia y copia más nutrida de datos y doctrinas, domocráticas por supuesto, llegando en la sesión del 30 de diciembre à indicar cinco proposiciones, de las que la primera iba precisamente dirigida á excluir del Consejo de Regencia á toda persona real. Las demás se referian á procedimientos legislativos, preferentes, en concepto del célebre diputado asturiano, á los demás asuntos que iba provocando la oposición antireformista, proposiciones que, en efecto, fueron admitidas y puestas inmediatamente á discusión. De tal modo se enmarañó la de la primera proposición, que el conde de Toreno, el moderado de años después,

exclamaba lleno de ardor reformista y liberal: «Nadie podía pensar, según la disposición que ayer se manifestó en el Congreso, que se había de empeñar hoy una cuestión tan refiida sobre esta proposición. Esto prueba que los diputados son algunas veces instrumentos inocentes de esa trama sorda y continuada, que empezó á descubrirse el 14 de octubre (primer día de la discusión de la ley de imprenta); de esta hidra, que apareciendo cada día con nuevas cabezas, no basta separar una de ellas, sino que es preciso aniquilarlas todas de un golpe». Y después de exponer los peligros que correría España teniendo una persona real en la Regencia, lo mismo si era desgraciada en su gestión gubernamental que si era feliz á punto de dispertar en ella, cosa no nueva, ambiciones que pudisran aparecer justificadas por el triunfo, combatió con igual calor las declamaciones de algunos para concitar allí los ánimos, las que calificó de verdaderamente destructoras, insurreccionales y demagogas. Aún 80 opusieron varios obstáculos en la sesión siguiente; pero, orillados todos, se votó la proposición primera de Argüelles por 93 votos contra 33, no sin que el insigne autor de la oda al Dos de Mayo, el diputado Sr. Gallego, acabara la discusión con este apóstrofe: «Y nosotros, por nuestra imprevisión, ala expondremos (á la nación española) á que por sacudir un yugo tenga que someter su cuello á otro distinto? No, Señor. Destruída, pobre y menesterosa se puso la nación en nuestras manos, pero libre é independiente en sus deseos; libre é independiente ha de salir de ellas; libres hemos de perecer ó libres hemos de triunfar. Esta es nuestra obligación».

Todavía se reprodujo en las Cortes tau importante cuestión con motivo de una consulta del Consejo Reál favorable á las pretensiones de la Infanta. Presentada un año después en la sesión secreta del 21 de octubre de 1811 y dejada á un lado, la cuestión obtuvo nuevo rumbo, ya con los elogios dirigidos por el diputado de Montevideo por haber la Infanta hecho auxiliar aquella plaza amenazada por los insurgentes de Buenos Aires, ya por apoyar á S. A. el embajador de Portugal con sostener la conveniencia de derogar la lev sálica según se había hecho en 1789. Contra la gestión do aquel diplomático se presenté el 14 de néviembre otro papel manuscrito del embajador de las Dos Sicilias oponiéndose à la sucesión de las hembras al trono de España; y no sabiéndose la opinión del gobierno inglés, fué retrasándose toda determinación en ese punto (1). Se quería dejar para tomarla en el código constitucional que se estaba elaborando.

Nos hemos detenido algo en tan refiidas discusiones por su relación con los asuntos de América, cuyos diputados no influían poco para que, repercutiendo su ruido en las colonias que representaban, se encendiesen más y más en ellas los ánimos contra el gobierno de la Vetrópoli. Si los diputados españoles sabían que la Princesa del Brasil no iba á trasmos oro, spércitos ni escuadras con que vencer á Napoleón, ni tenían confianza en sus luces, ellos que se las negaban al Cardenal, Arzobispo de Toledo, los americanos, penetrados de esas mísmas ideas, no temían tampoco que

<sup>(1)</sup> Volvió à salir à plaza lo de la unión de Portugal y Es paña, sobre la que dijo Pérez de Castro que la decidiría el Priscupe que inusera más fuerza en las dedos para escribir el tratado

les perjudicasen las conexiones que pudiera tener en el Nuevo Mundo ni su importancia política desde las entonces poco ó nada influyentes regiones del Maranón y el San Francisco. Por eso se habían coaligado con los enemigos de las reformas, sin preocuparse de que ellos aspiraban á conquistarse principios y derechos muy distantes de los que pretendian mantener los diputados, conservadores, podríamos decir, de los siempre proclamados en la monarquía española.

En esa lucha, subterránea en no pocos de sus acci- Gestiones dentes, se presentaron dificultados de importancia que de Inglate-la complicaron grandemente para la suerte de la nación española y su gobierno.

Ya hemos visto cuál apareció, así como fraguada en la obscuridad, la intriga que estuvo para traducirse en el decre o de 17 de mayo autorizando el libre comercio de todas las naciones no enemigas de Espana en los puertos de América, decreto á que se opuso el general Castaños y, con é., lo anularon los demás Regentes, mas influtdos por la Junta de Cádiz que por sus propias convicciones. Hemos dicho también lo que había sucedido en Montevideo al pretender el almirante De Courcy que Elfo desistiera del bloqueo que tenía impuesto á Buenos Aires y en general á la región toda del río de la Plata. Se comprende, pues, que andaba por medio la luglaterra amparando sus eternos intereses comerciales y sólo contenida en aquella ocasión por el supremo de no interrumpir su alianza con España que, después de todo, era el único freno que se había encontrado para detener la acción victoriosa de Napoleón en la Europa continental El gobierno de la Gran Bretaña no cesaría en sus pretensiones de

tener en América un nuevo mercado, ya que le habian cerrado los del litoral europeo, y creyó conseguirlas presentándose como mediador en la lucha entablada entre España y sus colonias. Para eso, 4 la vez que manifestaba los sentimientos del Principe Regente acerca de los sucesos de América y en particular de Caracas y Buenos Aires, propuso á la Regencia dos med.das. la primera ofreciendo su mediación para reconciliar nuestras colonias con la Metrópoli, y la segunda para continuar el comercio con ellas, a lo menos por el tiempo que durase la negociación.

Des.

Al discutir tan importante asunto, acordaron las complicacio- Cortes de 1.º de junio de 1811 el nombramiento de una comisión especial que examinara cuantos papeles había remitido la Regencia y diera su dictamen, comisión compuesta de individuos de cuantas en el Congreso se referian á puntos que tuvieran contacto con el que se debatía. La sesión fué secreta, y así se celebró alguna otra, rechazándose la idea de tratar en las públicas asunto que tanto había dado que hacer antes. Era tanto más prudente esa resolución cuanto que cada día se promovian en las Cortes cuestiones de suma gravedad, referentes á las provincias de América. El 7 de julio as leia un pliego del marqués de Someruelos manifestando la sensación que habían producido en la islade Cubalas proposiciones anteriormente presentadas al Congreso sobre prohibición del comercio de negros. La noticia había alarmado los ánimos, entibiándolos en los momentos procisamente en que se trataba de un nuevo donativo destinado al sostenimiento de la guerra en la Península. El mismo día trasladaba la Regencia otro oficio del gobernador interino de la isla de Santo Do-

mingo, del que resultaba el diputado americano Señor Alvarez de Toledo escribiendo cartas al gobernador propietario y al Ayuntamiento de la capital con juicios que merecieron á las Cortes la resolución de que se abriera una información parlamentaria sobre ellos. Al día siguiente se daba también cuenta de una reclamación del diputado, también americano, Sr. Pover contra el gobernador de Puerto-Rico por detener allí su correspondencia que deseaba se leyera en sesión pública; y ora rara la sesión en que no se produjese algún escándalo á pesar de las protestas del representaute de Montevideo, que demostró el 23 estar destituídas de fundamento la mayor parte de las quejas de sus colegas ultramarinos. En aquella sesión quedó acordado manifestar á la Regencia «que se valiera de todos los medios posibles para la pacificación de la Nueva España, sin excluir la fuerza armada si lo estunaba necesario».

Si motivos había habido para prever las dificultades que opondría al mejor gobierno de la nación la presencia de los diputados de América en las Cortes, no tardaron, como se ve, en sentirse, á punto de que á propuesta del Señor Monte se dispusiera en la sesión del 16 de septiembre cerrar el puerto de Cádiz para los buques que hubiesen de salir para las Américas y las islas Canarias hasta que se resolviera etra cosa.

Con estas discusiones, las habidas para aprobar la conducta del general Peña en la batalla de Chiclana, las noticias sobre la pérdida de Tarragona y la marcha, emprendida luego por Suchet sobre Valencia, las repetidas propuestas para cambiar el Consejo de la Regencia, ausente Blake y sin la autoridad necesaria sus co-





legas Agar y Císcar, el motin promovido por un discurso del Sr Valiente, persona aborrecida en Cádiz por suponérsele, aunque infundadamente, haber llevado la fiebre amarilia á aquella ciudad, y tantos y tantos tumultos como se suscitaban en las Cortes antre reformistas y antirreformistas, entre iberales! y serviles, como ya se llamaban, tonían al pueblo, al ejército y a la armada en continua alarma, mayor, sin duda alguna, que la producida por la presencia del ejército francés en las inmediaciones y sus nunca interrumpidas hostilidades.

Gaditanes y franceses.

La batalla de Chiclana, aun sin resultados eficaces para la suerte de Cádiz, proporcionó á sus habitantes y defensores un desaliogo que parece no debieran esperar ante enemigo tan formidable como el ejército francés de aquellos tiempos. Más que de las bombas, que ningún efecto causaban, ni material, ni moral por consiguiente, y de las amenazas deasalto á las obras exteriores, despreciadas ya por nuestras tropas y las inglesas de la Isla, se preocupaban los gaditanos y sus huéspedes, militares ó paisanos, de las discusiones de las Cortes y, cuando no, de distraerso con las de la prensa periódica y con las ficatas provocadas por las noticias favorables que se recibian de los demás puntos de la Península También las celebraban los franceses, el día de San José particularmente, en obsequio del hermano de su emperador, y los afrancesados también de Andalucía, no lo escasos en número que debiera esperarse por el ejemplo de las demas provincias. En Jerez de la Frontera, elevada á la categoría de capital de prefectura con dos subprefecturas en Ronda y Cádiz, in partibus ésta como es de suponer, hubo función de

iglesia, salvas de artillería, repiques de campanas, y banquete y baile en las casas de quien llevaba el apellido nada menos que del nunca bastante celebrado marqués de Cádiz. Allí se gallardeaban maestros de ceremonias que no queremos nombrar, generales franceses y aun españoles bastante conocidos; y se brindó y se bailó en honor del hombre que, no España sólo sino que Francia también y el resto del mundo político tenían por fantasma únicamente de un soberano cual sería necesario para sujetar pueblo tan bravio y generoso como el español. «No os envanezcáis, decía á los gaditanos un excelente poeta, Meléndez Valdés, olvidando sus debores de magistrado y sus obligaciones de español, no os envanezcáis de ese rincón, ni os déis en vuestra carcel por libres y seguros, las bombas y el cañón llegan à todas partes: hoy sufris los desprecios de asos ingleses que os han tiranizado y mañana os veréis sujetos y rendidos á las fuerzas del Rey, buscando humildes su amparo y protección. Entonces será el dia de la vergüenza y del oprobio.»

«El de la tuya, dirían los leales de Cádiz, llegará muy pronto y el de los inútiles remordimientos, del ostracismo y la muerte en tierra que te despreciará como á cuantos proclamasteis y defendisteis la causa odiosa de los enemigos de vuestra patria »

Y contestaron, en efecto, con el desprecio ante tode, y con la mofa y diatrivas que luego olvidaria la
generosidad española. No acabaríamos de ir recordando las sátiras, los insultos é imprecaciones que nuestros poetas dirigían á los afrancesados en los periódicos de Cádiz; pero tampoco escaseaban entre los defensores, que, al cabo, eran españoles y no habrían de





abandonar su fatal inclinación á las discordias aun á la vista del enemigo y al alcance de sus balas. Ya hemos expuesto cómo se pasaba el tiempo en Cádiz según nuestro ilustre compatriota D. Antonio Alcalá Galiano: no tardaremos, sin embargo, en sacar á plaza episodios, á la par que curiosos, dignos de recuerdos por lo que importan al objeto de esta obra, exclusivamente histórica de aquella época. (1) Entre tanto dejaremos á los legisladores de Cadiz ocupados en la árdua tarea de la constitución de la monarquía española, cuya discusión llevaban ya adelantada cuando los sucesos de América fueron á interrumpirla no pocas veces por la gestion porturbadora que creerían eficaz para sus miras los diputados de aquellas apartadas regiones.

<sup>(</sup>i) El Sr. D. Adolfo de Caetro celampa, en su tantas veces citado escrito de «Cádiz en la Guerra de la Independencia», varios de los que salieron á luz en periódicos y folletos de aquellos dias, de los que, como acabamos de ofrecer, procuraremos transmitir á nuestros lectores los que puedan interesarles más y conducirles mejor ai conocimiento de los succeos que se desarrollaron durante el sitio de aquella ciudad y su isla.

## CAPÍTULO V

Continúa el sitio de Badajoz —Nuevo plan de ataque — Los sitiados —Obras de estio —Salidas, de la plaza.—Continúan las obras.—Se rompe el fuego — Asalto del fuerte de San Cristóbal, — Es rechazado. — Otro asalto. — Rechazado también.-Los ingleses levantan el sitio. - Consideraciones.-Socorro á la plasa. El general Marmont. Su marcha á Badajoz.—Situación crítica en la Península.—Posición de Lord Wellington. - Los generales sus enemigos. - Los franceses se separan de Badajoz.—Blake se dirige á Niebla.— Operaciones de los españoles en Galicia y Asturias -- En Burgos y Navarra. — La hazaña de Arlabán. — En Santander. y Vizcaya.-En Rioja, Soria y Aragón. En Cataluña --Suchet gana el Montserrat La montaña y sus defensas -El ataque.—Fuga de los catalanes.—Establecimiento de los franceses en Montserrat.—Lacy y los catalanes.—El castillo de Figueras.—Su rendición.—Toma Lacy las islas Medas.— En Granada -- Acción de Zójar -- Plan de Soult -- Ataque á la derecha española. -- El del centro en Zújar. -- Se retira el general Freire -El Alcalde de Otivar. Bullesteros en Ronda —Intentan los franceses la conquista de Tarifa. — Esterilidad de la campaña de Soult.—Sus crueldades.

«Puestas y levantadas en alto las cortadoras espa- Continúa das de los dos valerosos y enojados combatientes, no de sitio de Baparecia sino que estaban amenazando al cielo, á la tierra y al abismo; tal era el denuedo y continente que tenían.»

Para explicar el símil de la situación á que vamos á referirnos con el párrafo en que Cervantes describe la de Don Quijote y el vizcaino en la estupenda batalla y aventura de los frailes, necesitamos retroceder al capítulo II de este mismo volumen, á cuyo final aparece el ejército aliado dando principio al segundo período del atto de Badajoz en mayo de 1811. Como los

fantásticos paladines de la novela de Cervantes, se mostraban el ejército de Lord Wellington que, vencedor en la Aibuhera, pretendía completar su triunfo con la reconquista de la capital de Extremadura, y el francés con que Soult se mantenía en Llerena esperando se le unieran Drouet ó D'Armagnac, procedentes de la línea del Tajo, para, volviendo sobre el Guadiana, obligar al generalísimo inglés al levantamiento de su campo.

Necesitábanse actividad extrema y grande energia por parte del ejército aliado para anticiparse á ese peligro, y Wellington no escaseó ninguna de aquellas condiciones para lograrlo por el único medio eficaz, que era el de la reconquista de aquella plaza. En otras circunstancias, hubiérala emprendido por los métodos tenidos entonces por ordinarios, el del cerco, la apertura de las paralelas á las distancias, pudiéramos decir, reglamentarias, la construcción de baterías, las de brecha, en fin, y el asalto; pero entonces no quedaba tiempo para tales procedimientos polémicos y se hacían necesarios otros más expeditos y ejecutivos, siquier más costosos también y comprometidos en cuanto á su éxito. Sin tiempo suficiente para la ejecución de tantas obras, faltaría, además, para organizar el tren de sitio que iba á exigir el ataque violento, abreviado que, á falta del regular según los preceptos del arte, se propuso intentar el general británico. El plan era el mismo ejecutado por Beresford é interrumpido por la aproximación del ejército de Soult; y, vencido éste en la Albuhera, cabía esperar diese resultado, así por la impresión que aquella victoria hubiera producido en los defensores de Badajoz, como por las precauciones tomadas para, á lo menos, retardar la llegada de otro socorro según apuntamos anteriormente. Wellington, repetimos, desplogó cuanta actividad le fué dable y toda la energía de su carácter, haciendo llevar de Elvas, Campomaior y Salvatierra hasta 52 piezas de artillería, de las que 30 eran de á 24, 4 de á 16, 12 de á 8, todas de bronce, como algunos obuses que harían oficio de morteros cambiándoles el montaje, y 6 cañones de hierro procedentes de los buques portugueses anclados en el Tajo. Hizo también transportar de Alcacer do Sal un convoy importante de material de sitio, útiles de zapadores, sacos á tierra, faginas, maderamen y cuantas municiones se consideraron suficientes para la jornada. Tampoco descuidó la reunión del personal de artillería y de ingenieros necesario en ella por escasear en el ejército aliado, dirigido hasta entonces, mejor á un combate en campo abierto que al sitio de una plaza de guerra.

Con eso y la nueva distribución de las tropas en Nuevo plan derredor de Badajoz, se creyó en el cuartel general de ataque británico haber corregido las imperfecciones de que adolecía el plan de Beresford y subsanar sus deficiencias (1).

El mismo historiador inglés y en compatriota Napier po-





<sup>(1)</sup> aEsas correcciones, dice John Jones, consistian: 1°, en aumentar generalmente los medios de ataque; 2°, en oponer al fuego de la plaza contrabaterías de cañones y morteros, 3.°, en distribuir los oficiales y los artilleros del ejército inglés entre los artilleros portugueses, á fin de hacer más eficaz el fuego de aquellas baterías, 4.°, en ligar entre sí las baterías números 1, 2 y 4 según el plano adjunto á su escrito) por una paralela é impedir las salidas, 5.°, llevar de frente los diversos ataques á fin de dividir la atención del sitiado y evitar que, como en el sitio anterior, su fuego fuera dirigido sobre un solo ataque.»

El ataque iba á dirigirse sobre dos puntos, el fuerte de San Cristóbal y el Castillo; llamando, sin embargo, la atención de los sitiados hacia el fuerte de Pardaleras, pero sin ánimo alguno de formalizar su asalto. Las fuerzas destinadas al ataque de San Cristóbal eran, la séptima división inglesa (Houston), el regimiento portugués núm. 17 y las milicias de Tavira y Lagos, en todo 5.000 hombres. Las que debían verificar el del castillo eran la tercera división (Picton), también inglesa, y la portuguesa de Hamilton; 12 000 hombres en su total.dad. Pero por mucha que fuera la diligencia de los aliados para reunir todo el material necesario y tomar cuantas disposiciones exigía la premura del tiempo si habían de lograr la ocupación de Badajoz antes de que llegaran los franceses en su auxilio, no pudieron comenzar las operaciones activas del sitio hasta el 29 de mayo, doce días después del de la batalla de la Albuhera.

Lossitisdos

Los franceses de Badajoz, por su parte, no se descuidaron en procurarse cuantos recursos pudieran adquirir para defenderse de un ataque ya muy próximo, puesto que el día 20 observaron ya la llegada de numerosas fuerzas de los aliados al frente de la plaza. Aprovecharon el tiempo que les había dado la batalla

«En general, dice el ingeniero frances Lamare, citado ya en la historia del sitio por el mariscal Soult, en general, la artillería inglesa estaba servida con destreza, pero dispuesta con poco arte.»

nen à la artilleria llevada de Elvas, el defecto de ser de bronce, metal demastado blando (of a very soft nature), dice aquél No sabiamos que las plezas de bronce carecian de resistencia para el fuego contra las murallas de las plazas; no pudiendo en concepto del ingeniero británico soportar aquel fuego tan vivo (and could not stand the present heavy firing).

dada puede decirse que á su vista, en obras que aumentaran la fuerza de los baluartes más expuestos á un ataque, en cerrar la gola del reducto de Pardaleras con un muro aspillerado de mampostería y abrir cunetas y hacer nuevos revestimientos en otros puntos del recinto. Esperaban, repetimos, un ataque inmediato pero no el mensaje que Beresford dirigió el día 21 al general Philippon, gobernador de la plaza, pidiéndole le enviase médicos, transportes y socorros para la asistencia de los franceses heridos en la Albuhera que habían quedado en el campo de batalla Que los pidiera á Soult, que se retiraba lentamente y hasta había permanecido cerca de un día en su campo, se comprende perfectamente, pero al gobernador de una plaza sitiada ya y con una guarnición no muy numerosa pedirle nada menos que 20 oficiales de Sanidad militar, vestidos, mantas, en fin todo, como solicitaba de el Beresford, es el colmo de la imprudencia. Se comprende cuál sería la respuesta de Philippon, para quien el mensaje debía dirigirse á objeto muy distinto del que declaraba su contenido, por lo que se prohibió en Badajoz toda comunicación con el campo francés (1).

La guarnición se componta de unos 6.000 hom-

<sup>(1)</sup> Respuesta de Philippon: «Señor Mariscal, agradezco mucho el interés que teneis la bondad de tomaros por la suer te de nuestros heridos, y siento á la vez no poder enviarles los socorros que reciamais en su favor La razón está en que no tengo ningún medio de transporte y en que no se ha dejado á mi disposición sino el número de facultativos necesario para el servicio de esta plaza, si estuviere en campaña, me privaría de los pocos recursos que tengo con la esperanta de hallarlas por otro lado, pero esa circunstancia, por desgraciada que sea, no puede obtener, á pesar de mi buena voluntad, remedio alguno de mi parte.—El gobernador de Badajos, Philippon.»

bres, dejados por Soult al volver à Sevilla después de tomada la plaza, y la gobernaba, según se ha visto, el general Philippon, hombre inteligente y hábil, dotado, especialmente, de una energía que en aquel sitio le proporcionó justa y perdurable celebridad. Si estaba provista de material de guerra por ser abundante todavía el cogido en la plaza al rendirse, no saí de víveres no habiendo podido reunir muchos por lo próximos que se hallaban los aliados, la escases de los existentes en las inmediaciones y la hostilidad de los habitantes en ellas. Por lo domás, con un jefe como Philippon y soldados procedentes en su mayoría de cuerpos que habían combatido con Soult en Austerlitz, Jana, Eylau y Friedland, debía esperarse una defensa tan obstinada como activa, con probabilidades de éxito si no se planteaba y proseguía el sitio con grandes recursos y con las reglas establecidas para las operaciones de la indole de aquella. Es verdad que la ocasión no era favorable, pues que, termiéndose la llegada en plazo muy corto de dos ejércitos franceses en socorro de la plaza, se hacía imposible atenerse 4 la marcha metódica, lenta, de consiguiente, recomendada por la ciencia, de un sitio en regla; y eso haría más fácil la resistencia de los defensores. Wellington, esperaba, sin embargo, que la habilidad de sus ingenieros y la eficacia de su artillería, la energía, sobre todo, de sus mempre admirables soldados, suplirían la falta de tiempo y la preocupación de un futuro que á nadie podía. ocultarse, el de la concentración inmediata de Marmont, Drouet y Soult. El Lord dietó, pues, las órdenes más precisas y terminantes para el comienzo de las operaciones del sitio; y el dia 25, según tenemos

dicho, se hallaba cercada completamente la plaza, y el 29, concluídos todos los preparativos, se procedía á la ejecución de las obras de ataque.

Para distraer la atención de los sitiados dirigiéndola á puntos distantes de los elegidos para el ataque de eltio. la plaza, se destinaron 300 trabajadores á abrir una trinchera que hiciera creer que se dirigía contra el fuerte de Pardaleras, tarea en que cesaron al día siguiente, cuando los franceses pudieron observar que era aquel un ataque falso y que los verdaderos se acometerian por el frente del castillo y por el reducto de San Cristóbal Las obras de estos dos ataques fueron ejecutadas con número suficiente de peones para que la paralela proyectada contra el frente meridional del castillo y las tres baterías con 18 piezas, cañones de á 24 y obuses, destinados á abrir brecha en él. estuvieran concluídas y armadas el día 5 de junio. El mismo resultado obtuvieron los trabajos emprendidos en la derecha del Guadiana para el ataque de San Cristóbal y para, enfilando el puente, impedir la comunicación de la plaza y el fuerte así como cualquiera salida que los sitiados intentasen por aquella parte. La paralela, allí, envolvia, como es de suponer, el fuerte y la cabeza del puente. En ella se habían construído tres baterías: una para 5 piezas, á la izquierda, que enfilase el frente atacado del castillo; otra inmediata, de 5 también, contra el flanco derecho del frente meridional de San Cristóbal, y la tercera, de 6, en la extrema derecha para batir el puente. Se levantó además una cuarta á retaguardia de las dos primeras, la cual debía dirigir su fuego sobre el conjunto de las fortificaciones de San Cristóbal procurando arrumar sus parapetos y demás defensas.

Salidas de la plaza.

Los franceses, proponiéndose, si no estorbar, pues que no les era dable, los trabajos de ataque, reconocerlos á lo menos para contrarrestarlos con nuevas defensas en la plaza, hicieron el 27 una salida por el puente. No fué hostilizada por los sitiadores que la consideraron ineficaz al observar que no se extendía más allá del alcance de los cañones de San Cristóbal. Se repitió la salida el 29, sin otro resultado tampoco que el de haber forrageado tres horas los que la componían. No así la del 31, que fué dirigida contra las obras que los aliados construían frente al castillo de la plaza. Allí hubo una escaramuza bastante viva entre los cazadores franceses y los que tenían los sitiadores á vanguardia de sua trabajos; retirándose luego unos y otros a su respectivo campo con algunas bajas.

Continúan las obras.

Pero ni esas salidas ni el fuego de la artillería francesa desde la plaza y el fuerte de San Cristóbal, sirvieron a estorbar la marcha de los trabajos de sitio que, dirigidos por el excelente ingeniero Fletcher, avanzaban con la rapidez que la premura del tiempo impericeamento exigia. Así es que el 2 de junio estaban terminadas todas las obras de los sitiadores, las baterias armadas y repletos de municiones los depósitos en ellas establecidos. En cambio los sitiados, además de concluir las obras que había aconsejado aumentar el sitio precedente, construyeron algunas, pequeñas, es verdad, pero opuestas á los ataques enemigos que veian levantarse desde el dia 25 en que habia aquel ultimo comenzado. E. castillo, principalmente, objetivo, ya patente á todos, del ataque más temible, fné reforzado con tanto arte como el interés que su defensa ofrecia. Se armó la luneta que subría el puente sobre el Rivillas con cuatro piezas de á 12 que batiesen de revés el ataque al castillo; á un reducto interior que se había construído en aquella fortaleza, se añadió un caballero para cinco piezas de á 24, que dominara todo el campo enemigo hasta distancias considerables; y para la cabeza del puente en la derecha del Guadiana, se formó un gran través que hiciera oficio semejante por aquel lado.

Todo así, el día 3 á las diez de la mañana rompieron el fuego las baterías de les sitiadores sobre el fuego.
castillo, el fuerte de San Cristóbal y el puente del
Guadiana. Ni fué lo vivo que exigían las circunstancias, ni lo sostenido, lo constante que se debía esperar
del gran número de piezas que lo hacían La muralla
del castillo perdió su revestimiento; pero el terraplén,
extraordinariamente compacto y sólido, se mantuvo
vertical en todo el espacio batido, nada menos que de
15 metros, en San Cristóbal y la cabeza del puente los
desperfectos fueron insignificantes aquel día. No así
en el siguiente.

Los situados se pusieron, después de interrumpido el fuego, á limpiar el pie de la muralla del castillo de los escombros allí amontonados, lográndolo fácilmente á favor de la obscuridad de la noche que impidió la buena puntería de las piezas en las baterías inglesas, en las que, por otra parte, había hecho la francesa no pocos estragos (1). Habían sido desmontadas dos piezas en las baterías de la derecha del Guadiana y su-

ran Google

ров ст Двудку Бузук

<sup>(1)</sup> Lamare, que dirigia las obras de los franceses, dice ¿El fuego del enemigo arrojó á todos los trabajadores españoles á quienes se había obligado con grandes esinerzos á tomar parte en las obras de defensa: no fué posible tener ninguno

frieron bastante las obras, tan recientes eran todas y aun algunas se hallaban inacabadas todavía. Y poco más ó menos sucedió lo mismo el día 4, en que fué mas igual y vivo el fuego de uno y otro lado; habiendo adelantado los situadores una batería en la línea del castillo que no hizo perder su aplomo al muro atacado, y desmontando la artillería de San Cristóbal otras dos piezos de los que lo batían. Los aliados retevahan las piezas desmontadas con otras de hierro que hacían llevar de Campo Mayor, y los franceses establecían, lo mismo en el caballero del castillo que en San Cristóbal, las que permitía el espacio reducido de que les era dado disponer. El 5, sin embargo, un reconocimiento hizo suponer que la breche abierta en el flanco derecho del frente ya mencionado de aquel fuerte, se hallaba practicable, aviso que se tuvo por exacto para los que la observaban desde las trincheras.

Asalto del Cristóbal

Se acordó, pues, el asalto para la siguiente noche, fuerte de San precedido de la destrucción de las empalizadas del camino cubierto, con la que no se hallaría obstáculo para llegar al foso, cuya contraescarpa se calculaba que tampoco lo ofrecería, ya que su altura era sólo de unos cuatro pies. No se contaba con que, valiéndose de la obscuridad, que hacía ineficas la metralla de los sitiadores, los franceses habían limpiado de escombros el pie de la brecha, habían restablecido el parapeto y montado en él una pieza de á 12. No pudo ésta sostenerse allí contra el fuego de las baterías inglesas y, destruído el nuevo parapeto, hubo

en adelante, y como la guarnición era muy poca y se hacía impolítico el irritar á los habitantes, no creyó prudente el gobernador el obligarios á trabajar por la fuersa.»

que establecerla en el foso junto á un obús que dirigía su fuego en defensa del castillo y no sin resultado. Llegó; con efecto, la noche del 6 al 7, y á las 12 partió de las trincheras de los aliados una fuerte columna, cuya vanguardia fué inmediatamente rechazada al pie del muro, que se hallaba ya limpio de escombros manteniendo la brecha impracticable. Ante ese Es rechaobstáculo y la lluvia de balas, bombas y granadas sado. que caían sobre ellos, retrocedieron los ingleses de la vanguardia, pero al salvar el camino cubierto, mezeláronse con los de la columna que les seguía y volvieron á la brecha que con escalas y empujándose unos á otros trataron de ganar aunque con igual, si no peor fortuna de la que acababan de sufrir momentos antes. Una hora duró el combate, de doce á una de la noche, y las pérdidas de los aliados fueron muchas comparadas con el número de los asaltantes que no bajaba del de 600 á 700, siendo insignificantes las de los franceses (1).

Ante ese fracaso y conocida la causa, la artillería Otro asalto. de los aliados, reforzada con varias piezas de hierro procedentes de Portugal, renovó el fuego sobre las brechas de San Cristóbal, sin disminuir el dirigido contra el castillo levantando otra batería mucho más cerca v armándola con el material de las más distantes. Los muros de una y otra fortaleza resistían, sin embargo, y la artillería en ellos montada causaba estragos con-

Los escritores ingleses fijan en 12 muertos y 90 heridos. las de sus compatriotas, entre los primeros el teniente de ingenieros Forster que los dirigía. Lamare las eleva á más de 200 muertos ó heridos, reduciendo las de los franceses á las de un muerto y cinco heridos. Se explica esta diferencia por la posición respectiva de los combatientes

ţ

eiderables en la de los sitiadores; á punto de que hasta el día 9 no se consideró en el campo de los aliados hallarse las brechas de San Cristóbal lo suficientemente avanzadas para repetir el asulto de la noche del 6. El terraplén de la del castillo continuaba vertical, y el cuidado de conservar limpio el pie en todas, si hacía imposible el asalto de la de aquél, hacia también difícil y peligroso el de las de San Cristóbal que, repetimos, creyeron los jefes ingleses bastante adelantadas para no dilatar más su ataque. Las noticias que se recibían acerca de la aproximación de los franceses, eran ya alarmantes y se necesitaba hacer un gran esfuerzo para dominar la plaza antes de que fuera socorrida (1).

No era satisfactorio para los franceses el estado de las defensas ni el de la población de Badajoz. Los edificios del castillo estaban arrumados; no lo estaban menos los de las inmediaciones por los proyectiles dirigidos contra aquel; los habitantes se habían retirado á las extremidades de la ciudad opuestas al frente atacado, aunque ninguna pudiera considerarse libre de riesgo por haberse extendido á todas el incondio que producían las granadas enemigas, ni dejaba, por fin, de infundir miedo la falta de bastimentos que ya se sentía en el vecindario y hasta en la guarnición. Pero mientras el terraplén, desnudo desde los primeros días de su revestimiento, conservara la verticalidad como

<sup>(1)</sup> Napier dice «Se acababa de saber que el cuerpo de Drouet se acercaba à Lierena y que Marmont había salido de Salamanca. Lord Wellington veia escapársele su presa y queria por lo menos intentar un último esfuerzo sobre San Cristóbal».

hasta entonces, no era de temer el asalto y, por consiguiente, la ocupación del cuerpo de la plaza Otro era el estado del fuerte de San Cristóbal, cuyas brechas estaban, con efecto, más adelantadas y cuya pérdida contribuiría poderosamente á hacer ineficaz la resistencia de cuantas obras constituían el sistema fortificado de toda la margen izquierda del Guadiana. En aquelles momentes, hechos supremes per la premura del tiempo, la suerte de Badajoz pendía en gran parte de la de aquel fuerte, y de ahí el empeño de los aliados en asaltarlo y hacerso dueños de él Por éso los franceses, que durante el día 9 observaron, además de una gran violencia en el fuego de las baterías enemigas, movimiento inusitado en el campo y las trincheras, signos de grandes preparativos para un ataque próximo, acabaron los trabajos de la defensa limpiando sin descanso las brechas, enbriendo los fosos de caballos de frisa y de toda clase de obstáculos, colocando en los parapetos, recompuestos con sacos á tierra y pacas de lana, bombas de á 14 y barriles bien repletos de granadas y materias combustibles para arrojarlos sobre los asaltantes, y reforzando, por fin, el presidio con 200 hombres escogidos, armados de tres fusiles cada uno. Los aliados, por su parte, emprendieron el asalto entre nueve y diez de la noche con otros 200 hombres, precedidos, como la otra vez, de una corta vanguardia, cuyo guía, el teniente de ingenieros Hunt, cayó muerto á los primeros tiros en el glacis del fuerte, sufriendo el que la mandaba, Dyas, igual suerte un instante después, como el mayor M'Geechy, jefe de la columna toda de ataque

El autor inglés del diario de aquel sitio y de los Rechazado también

Ĩ

ı

demás de España, dice que no pudo procurarse noticia alguna de las operaciones ulteriores de aquel destacamento. Napier y otros la dan; pero nadie con los detalles que Lamare, y vamos á transmitirla 4 nuestros lectores en la seguridad de que nos lo han de agradecer, pues ninguna ofrece los caracteres de certitud y propiedad que la del célebre ingeniero francés «Se estaba, dice, en los preparativos, cuando hacia las diez de la noche la numerosa artillería de los sitiado rea lanzó sua proyectiles sobra el fuerte y sobra el castillo Durante aquella señal precursora del asalto, se calian nuestras baterías, sólo los gritos de los centinelas, Prenes garde á vous, turban por un momento el profundo silencio que reina en los muros. Nuestros soldados esperan impacientes al enemigo y arden en el deseo de combatirle cuerpo á cuerpo. Pronto avanza él, arrolla les puestos de los caminos y se lanza impetuosamente á los fosos. Los más valientes logran abrirse paso por entre los obstáculos y se precipitan á las brechas, parecen animados de un ardiniento á que nada debe resistir; los hurras resuenan por todas partes; pero nuestros bravos, con su imperturbable confianza, los reciben 4 boca de jarro y los derriban en montón sobre los escombros, mientras las bombas y granadas revientan bajo sus pies con estrépito horrible y completan su destrucción. A los gritos amenasadores de los asaltantes suceden los de los vencedores; eriuérzanse en vano los jefes ingleses en reunir sus soldados para intentar nuevos esfuerzos: después de haber sufrido grandes pérdidas sucumben, les abandona el valor y los que logran escapar á la muerte, huyen en desorden á las líneas de contravalación para hallar refugio en ellas. A aquella escena de destrucción sucede la más profunda calma, que no es interrumpida más que por los lamentos de los heridos. Y añade luego: «El nómero de los asaltantes era de 7 á 800; fueron 40 los muertos, y más de 150, horriblemente mutilados, quedaron hasta la mañana siguiente en los caminos cubiertos y el glacis. Quedaron en nuestro poder muchas armas y escalas y, lo que parece increible, la guarnición del fuerte no tuvo sino dos hombres heridos.

Aquel revés se hizo decisivo para los aliados en su Los ingleempresa de Badajoz. Marmont y Soult volaban en so-ses levantan corro de la plaza, y Lord Wellington carecía de fuerza para resistirles sin levantar el sitio, sin desistir de un empeño que, como todos los de su género, debilitaria la acción del ejército aun cuando pudiera ser bastante enérgica en un campo de batalla, desembarazada, por supuesto, de las dificultades y peligros que llevan consigo el cerco de una plaza de guerra y la conservación de las obras ejecutadas para su conquista. Así es que, llevado á cabo el 10 un armisticio para retirar los heridos de los fosos, el glacis y la explanada de San Cristóbal y dar sepultura á los muertos, y después de un ligero cañoneo sin consecuencias, el ejército aliado comenzó el levantamiento del sitio, trasladando el 11 y 12 á los puntos de su procedencia, primero las municiones y luego la artillería, de la que sólo restaban ocho cañones y dos obuses por la parte de San Cristóbal y doce por la del castillo. Lord Wellington hize mantener el bloqueo de la plaza con la esperanza todavía de algún accidente que retardara la marcha del duque de Ragusa, dispuesto, en ese caso, á recibir a

## 412- GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

de Dalmacia en la Albuhera atrincherando, sin embargo, aquel campo para defenderlo con más ventaja de la con que Beresford lo había hecho en su gloriosa jornada del 16 de mayo anterior. Tan inclinado estaba à librar allí un nuevo combate, que reconcentró en la Albuhera las 2° y 4° divisiones británicas, las tropas españolas de Blake, que se hallaban más avanzadas, y los portugueses de Hamilton que campaban junto à Badajoz, para cuyo bloqueo dejó las 3.° y 7.° divisiones de su ejército, trasladándose en persona à aquel queblo y estableciendo en él su cuartel general.

Perdida, sin embargo, tal esperanza y sabiendo, por el contrario, que dentro de tres ó cuatro días, hacia el 13, se unirían los mariscales franceses para marchar sobre Badajoz, Lord Wellington hizo levantar el 16 el bloqueo y que el 17 pasaran el Guadiana todas las tropas de las tres naciones aliadas, plantando su campo el 18 junto al Caya en actitud de aceptar la batalla si los franceses, que el 19 penetraron en Badajoz, se resolvían á ofrecérsela.

Consideraciones

Aquel sitio, el segundo de los puestos á Badajoz por el ejército aliado, se presta á consideraciones nada favorables á la reputación del general británico y de sua ingenieros. Tenían una lección bien reciente y elocuentísima, la dada en el sitio anterior en las condiciones mismas que en el último que acababa de fracasar también. La ocasión era igual en cuanto pueden parecerse las que ofrece la guerra; las circunstancias, casi las mismas. Se emprendieron los dos sitios á la vista, puede decirse, de los ejércitos de socorro; si en el primero ante un enemigo que avanzaba desde An-

dalucía con fuerza suficiente para medirse con los aliados en la Albuhera, en el segundo con la preocupación de que, uniéndose aquél, vencido y todo, al de Portugal, que andaba ya cruzando el Tajo, harían retroceder á los sitiadores hasta situarse en punto de retirada segura y fácil.

De ahí la urgencia del ataque á Badajoz y la precisión de usar procedimientos rápidos y decisivos, abandonando los metódicos recomendados por la ciencia Si en el sitio anterior exigía Wellington que se tomara la plaza á los 16 días de trinchera abierta, y ya se sabe el resultado de empeño tan temerario, ccómo esperar su éxito en el segundo sitio contra una guarnición cuyo espiritu, cuya moral se hallaba exaltada con el triunfo de antes y la esperanza de ser de nuevo socornda<sup>o</sup>

Y, sin embargo, por tan seguro daba su éxito, que el día 3 de junio escribia al general Picton desde la próxima quinta de Granicha en que se alojaba: «De la manera en que vamos, creo no imposible que tengamos esta mañana brecha abierta en la muralla del castillo, y, llegado ese caso, os ruego poner la fecha a la adjunta intimación y enviarla a la plaza, si hoy no está abierta la brecha, dejad la intimación para mañana. Si el gobernador se halla dispuesto á capitular, podéis concederle su salida de la plaza con los honores de la guerra, dejando la guarnición sus armas en el glacis como pri-ionera de guerra y entregándosenos las puertas mañana á las emeo de la misma.» Y no sólo esas instrucciones, smo que dirigía á Picton en el mismo despacho otras mas detalladas, todas inspirándose en la seguridad de que, si no el 3, se rendiría



Badajoz el día 4 (1). Es verdad que le faltaban tiempo y recursos de material, obligándole á precipitar el sitio sin ellos; pero aun así y careciendo también de personal suficiente en el más importante, para el caso, de ingenieros y sobre todo de artilleros, no auplió esas deficiencias con la habilidad, más que nunca necesaria en él. ¿Cómo atacar y rendir fortalezas cuales el castillo y San Cristóbal desde distancias tan considerables? Eran grandes para la apertura de las brechas; pero mayores aun para recorrerlas impunemente en los momentos del asalto. Habria sido preciso, y tiempo hubo para ello, que los trabajos se hubieran extendido hasta el glacis para desplegar más considerables y eficaces fuegos, para descubrir las escarpas é impedir la limpieza de los escombros al pie de las brechas. Así se habría evitado también en gran parte la acción de los defensores en los parapetos del muro, y podido verificar el asalto de día con muchas más probabilidades de éxito. Pero en nada se vió tan clara la deficiencia del personal facultativo, comparado con el de los franceses, que en los destrozos que sufrió la artillería de los aliados, de la que fueron desmontadas 18 piezas, esto es, la mitad próximamente de las que pusieron en batería, irreemplazables aquellas en

<sup>(1)</sup> Schépeler dice: «La falta de habilidad en el oficio de sapador hubiera dificilmente costado tanta saugre como los dos asaltos; pero el Lord había en la India tomado fuertes más respetables de aquel modo, y cuando el valiente gobernador de Badajos, coronel Philippon, le convenció de que los Franceses no eran Indios, no podía hacer nada porque llegada ya al socurro »

Wellington escribió también é su hermano «Mafiana abri remos la trinchera en Badajos, y espero que ganaré la plaza en pocos días.»

mucho tiempo, en mucho del que tenían disponible.

Napier, que á nadie disculpa en su juicio sobre aquella jornada, lo resume en estas pocas palabras: Los aliados perdieron en aquel desgraciado sitio cerca de cuatrocientos hombres, oficiales y soldados. Allí fueron quebrantadas constantemente las reglas del arte. Era demasiado corto el número de los trabajadores; no hubo bastante artillería m municiones suficientes, ni se eligieron los mejores puntos de ataque Las defensas no tuvieron que sufrir el fuego de ninguna contrabatería; las baterías de brecha estaban muy lejos para piezas tan malas; los obuses, mentados en maderos, no podían reemplazar á los morteros; no se hizo uso de la zapa y, por fin, se dió el asalto antes de coronar el glacis y de establecer el fuego de fusilería contra La brecha» (1).

Todo eso demuestra lo que tantas veces hemos echado de menos en los ingleses, la pericia militar en las operaciones de la poliorcética moderna, confiando el éxito á las del arte antiguo, á la violencia en el ataque, al asalto de las fortalezas cueste lo que cueste. También debe en justicia el fracaso aquel atribuirse, ya que al valor nó, por haberse revelado igual en todos, á la habilidad de los jefes franceses que defendían la plaza, desde Philippon, su ínclito gobernador, hasta los que ejercían el mando de los ingenieros y artilleros, los comandantes, particularmente Lamare y Colín, citados y recomendados el 20 de junio en la orden del



<sup>(</sup>i) Los franceses evalúan la pérdida de los aliados en más de 2 000 hombres, en cuyo número cuentan ocho oficiales de ingenieros. La suya resultó verdaderamente muy corta, puede decirse que inalgnificante.

dia del duque de Dalmacia al penetrar con Marmont en Badajoz.

Bocorro A La pieza.

Sabemos cuanto había hecho Soult desde el día en que, vencido, se retiró de la Albuhera Establecido en Llerena, esperaba al general Drouet, manteniendo vigilado su frente por las fuerzas de Gazán y Latour-Maubourg que, de avanzar los aliados, los contendrían en su marcha, por el camino de Mérida, sobre todo, que tanto le interesaba mantener libre, pues que por él acudirían también a unirsele Marmont y D'Armagnac Desde aquel punto, su cuartel general, observaba los movimientos de Wellington y de los españoles en su frente y flancos, recibía las noticias de Sevilla y Cádiz así como los refuerzos que de allí pudieran enviársele, y alentaba á los defensoros de Badajoz para que no se entregason á la desesperación de los olyidados

Marmont.

El general por sus camaradas y jefes. Lo que hasta shora no hemos expuesto es cuánto hubo de hacer el duque de Ragusa para salvar á Badajoz en aquella ocasión, pues am él y su ejército de Portugal hubicra aquella plaza caído á los pocos días en poder le los aliados.

> Ya dijimos cómo y en qué circunstancias había tomado el mando del ojército. Si llegó á simplificar la organización de las tropas, autorizado, según también expusimos, por el Emperador, le fué necesario vencer no pocas dificultades que succeivamente le oponían su colega Bessieres, algunos otros de los generales, sus subordinados, el estado asaz lamentable en que halló el ejército y las circunstancias mismas cuando acababan de tener lugar des batallas como las de Fuentes de Ofioro y la Albuhera, ninguna de ellas favorable para las armas francesas. Se le había impuesto un papel no

muy airoso en la futura campaña, el de una defensiva casi absoluta, con la misión de impedir la entrada de los aliados en España por Castilla ó Extremadura. No tenía medios suficientes para por sí solo emprender tan dificil tarea y debía por lo tanto contar, para llenarla, con el ejército del Norte, en el primer caso, y con el del Mediodía en el segundo. En aquél encontraría las dificultades que desde el dia de su llegada comenzó á oponerle Bessiéres con sus consojos y la falta de sus promesas de socorros, en el de sus combinaciones con Soult, iba á chocar con la mala voluntad y el egoísmo que si, como hemos visto, los desplegaba contra Massena, no habría de ahorrarlos para el duque de Ragusa, cuyo favor con Napoleón le había hecho antipático para muchos de sus colegas (1). Andaba, pues, ocupado en la reorganización de sus tropas cuando le sorprendieron las noticias de Badajoz, la del sitio de aquella plaza y la de la batalla de la Albuhe ra, sucesos que habitan de precipitar su acción en uno de los puntos de la frontera hispano-portuguesa indicados en las instrucciones que tenía recibidas del Emperador. Y á pesar de sus propios recelos, de los que le inspiraba el mariscal Bessiéres respecto á la conducta de Soult, y de no ver acabadas las reformas que se había propuesto en el ejército de su mando, se puso en marcha al Tajo y el Guadiana, no, empero, sin an-

Томо х

<sup>(1)</sup> En las Memorias del mariscal Marmont, en la parte que comprende su correspondencia sobre todo, existe, para este caso, la que mantuvo con el duque de Istria, donde este general da à conocer la opinión que le merecia Soult y trata de infundir en el ánimo del de Ragusa unos recelos en que, por su lado, abundaba ya desde que nuevamente había entablado relaciones con él.

tes pedir al general B-lhard, que mandaba en Madrid en ausencia del Intruso, un tren de puentes, víveres y municiones que necesitaria à su paso por Talavera é Almaraz.

So marcha 4 Badajos

El 3 de junio se mostraba con una división, diez piezas y la caballería ligera por la parte de Ciudad Rodrigo, para engañar á los ingleses, acampados en el Cou, y dejar aprovisionada aquella plaza mieutras las demás divisiones se dirigían al Tajo por el puerto de Baños para el dia 13 renuirse todo el ejército en Miravete, pronto a marchar por Trujillo y Mérida en busca del mariscal Soult, Llevaba Marmont de 28 A 30 000 hombres con unos 1.500 caballos y 36 piezas de artillería de campaña, fuerza, si no suficiente para medirse con la de Wellington establecida junto & Badajoz, sobrada al reunirla con la que tenia Soult en Llerena y sus cantones inmediates (1). Y, con efecto. el 17 se verificaba la unión de los dos ejércitos franceses en Mérida, y el 20, según llevamos dicho, entraban en Badajoz, Laciendo levantar el sitio que la tenía

<sup>(1)</sup> Hé aquí como describe Marmont las reformas que introdujo en su ejército «Formé, dice, todos interbatallones al completo de setecientos hombres y despedi todos los cuadros que á resultas de esa medida quedaban sin soldados. Dividi los caballos de toda la caballería y de la artidería en dos clases, la que cetaba disponible y la que podría rehacerse. La primera parte me dió un escuadrón por regimiento, es decir, un total de nul cuatroc entos á quinientos caballos. Se dedicó particular cuidado al saneamiento de los caballos, y en quince dios con algunos socorros en esballos de artillería, obtuve dos mil quinientos caballos de caballería y treinta y sela piesas atalajadas. Un antigno convento do Salamanca, puesto al abrigo de un golpe de mano, llegó á ser un fuerte donde se astablecieron como en depósito la impedimenta del ejército y los viveres de reserva. Se repararon también y armaron los fuertes de Zamora y Toro «

puesto el aliado, que fué á situarse en la línea del Caya, fronteriza de Portugal.

Entonces se creó en la Península una de las situaciones más críticas por que pasara en la guerra de la crítica en la Independencia. Podría decirse que en derredor de Badajoz, como antes en Torres Vedras y más decisivamente quizás, iba á resolverse el árduo problema, hacía tres años planteado, de á quién correspondería el triunfo definitivo, si al hasta entonces invicto Emperador de los franceses ó á la nacionalidad hacía tiempo tenida en poco para la suerte del mundo. Fuera de aquel estrecho espacio de la vega extremeña del Guadiana, parecían como en suspenso las operaciones de la guerra; que si en Cataluña había de causar profundo efecto la pérdida de Tarragona y en Cádiz reinaba el descontento por lo estéril del triunfo de Chiclana, ni en una ni en etra de aquellas regiones, tan distantes entre sí, penetró el pánico ni aun el desánimo en sus habitantes. En Cataluña renacía el entusiasmo patriótico como si en la ciudad del Francoli hubiera sólo perdido una cabeza la hidra tan repetidamente citada por el general Kellermann, el mónstruo á cuyo exterminio nunca acababa de acudir el Hércules, su incomparable jefe. En Cádiz, aquella victoria, por infecunda que fuera, había acabado con todos los temores que la permanencia constante de los enemigos á la vista y las primeras bombas hubieran podido infundir; los habitantes y el gobierno pensaban, más que en la guerra, en las discusiones del Congreso, en las polémicas de la prensa periódica y en las fiestas y aun en los chismes de la ciudad. Porque hasta en cosa de diversión se habían convertido las expediciones

> 4 II HAR ART - 4 ERS T

a Ronda y Niebla, tan frequentes por squelles días; y el sitio de Cádiz, no impidiendo la comunicación con las provincias marítimas, con América ni la Gran Bretaña, era accidente que daba, hasta cierto punto, desahogo favorable para las operaciones de nuestros compatriotas en el resto de la Península. Portugal estaba completamente libre de la presencia del enemigo; etro tanto sucedía á Galicia y poco menos á Asturias, reducidos Kellermann y Bonnet a observar, nada más que á observar, á los españoles desde León y el curso todo del Órbigo. Nuestros guerrilleros de ambas Castillas campaban por todas partes interceptando los convoyes, teniendo en constante alarma las guarniciones de los pueblos ocupados por los franceses, la de Madrid misma, huérfana entonces de su novísimo soberano. Y lo que en Castilla, acontecía en Navarra y Aragón, donde Mina y Villacampa no dejaban un punto de reposo á los enemigos, si seguros en el primero de aquellos reinos con ampararse de la fortaleza de Pamplona y la proximidad del Imperio, y en el segundo por las armas y, sobre todo, el prestigio de Suchet, sin lograr nunca desembarazares de tan importunos y tenaces paladines de la sublevación sepañola. En cuanto á los ejércitos, el 7.º, de Mendizábal, organizándose sobre la comunicación principal con Francia; el 6 °, de Galicia, que Santocildes durigia obstinadamente contra Astorga que muy pronto evacuaría el enemigo; el de Freire amenazando desde su campo de la Venta del Baul á Málaga y Granada, y el de Valencia atento á lo que pasaba en Tarragona pero principalmente á escarmentar otra vez las temeridades de Suchet, se mantenian con cierta libertad que no

osaban turbar los franceses, débiles en todas partes para mantener su actitud ofensiva en Extremadura.

Allí, con efecto, podían haber dado un golpe deci- Posicion sivo á la intervención anglo-portuguesa, tan influyen- de Lord Wete en la suerte de la guerra, en aquellos momentos particularmente.

¿Se atreverían á intentarlo?

Lord Wellington parecía brindarles á ello. Establecido en la línea del Caya, formó la de batalla desplegando su derecha desde la confluencia de aquel río con el Guadiana hasta la fortaleza de Elvas, de donde partía el centro de la posición, extendiéndose, la izquierda al Jévora en punto próximo á Campo Maior, en cuya fortaleza se apoyaba principalmente. A retaguardia ocupaba también el fuerte de Ouguella, más á la izquierda todavía, guarnecido, artillado y provisto para unos días; y el bosque y el pueblo de Arronches. aún más á la espalda, le servirían también de apoyo y para asegurar su retirada á Portalegre si se veia obligado á emprenderla. La posición era excelente; más fuerte en la derecha por cubrirla Elvas, pero con la ventaja en la izquierda de un terreno con cuyos accidentes evitaría que el enemigo conociese la fuerza y los atrincheramientos conque podría defenderla. El monte Reguingo, que se eleva entre Campo Maior y el Caya, era el principal accidente de aquella parte de la línea; y, difícil de reconocer, bastaba una brigada para ocuparlo y tener en jaque á cualquiera fuerza que emprendiese el ataque por toda la vasta extensión de aquel lado Y como el terreno del frente de Campo Maior á Badajoz era poco ondulado, tenía la línea de los aliados la ventaja de descubrir cuantos movimientos hiciesen los franceses al marchar sobre ella.

Lord Wellington había llamado á Spencer que, libre en el Coa y el Agueda de la presencia de Marmont á su frente, marchó á reunirse á su general en jefe con las dos divisiones que le había dejado. De modo que en el campo de batalla á que nos estamos refiriendo, se encontraba todo el ejército anglo portugués con una fuerza de 40.000 hombres de todas armas. De los españoles, había dispuesto Wellington aconsejando á Blake una gran diversión sobre la retaguardia del ejército de Soult, dirigida á smenazar, no sólo las comunicaciones, que tanto le interesaban, con Andalucía, sino á emprender la ocupación de Sevilla misma para aislar completamente á los sitiadores de Cádiz (1) También esperaba un gran golpe de caballería que acababa de llegar á Liaboa procedente de Inglaterra, y al general Grahám, a quien el 24 dió la orden de trasladarse á aquel puerto con varios cuerpos que creia innecesarios en la isla de León y se podrían unir pronto al ejército. Por lo demas, aun repugnando en tales condiciones como las en que se hallaba li-

<sup>(1)</sup> Le decia en despacho de 17 de junio: «Me atrevo á recomendar á V. E. que costinúe en marcha mañana para llegar pronto á Andalucia. El enemigo no esperará tal movimiento y es probable que no lo sepa en algunos días, durante los cuales podriais tener tiempo de darles un buen golpa». Días antes la habia aconsejado que operase sobre el condado de Niebia ó sobre Sevilla.

El conde de Toreno erevó que aquel movimiento había sido por inspiración de Blake. El despacho que acabamos de citar así con o otro anterior dirigido por Wellington á Castaños, demuestran lo contrario. Al Lord le convenía más una maniobra sobre la retaguardia de Soult que la presencia de las tropas de Blake en el Caya.

Auponiéndolas junto al ejército inglés será tambien por lo que Torono baga subir el número de los aliados al de 60 000.

brar un gran combate, cuyo malogio podría acarrear las más terribles consecuencias, el abandono quizás del territorio nuevamente conquistado á Massena, tampoco se negaba a resistirlo confiando en la solidez de sus tropas y en la fuerza de la excelente posición que había elegido. Situado en la quinta de San João, muy próxima á Elvas, y en el centro de la línea general ocupada por el ejército, esperaba obtener la misma fortuna que antes en Talavera, Torres Vedras y últimamente en Fuentes de Oñoro. Su admirable fir meza que nada abatia, ni contrariedades ni peligros, su talento especial para las operaciones defensivas por lo circunspecto, penetrante y activo, como dice uno de sus más sagaces compatriotas, y el conocimiento, la conciencia de su posición, le hacían arrostrar las dificilisimas circunstancias en que se halló durante aquella guerra con la serenidad, con la sangre fría que, no por ser característica en su raza, dejaba de ser en él admirada como su mayor excelencia.

Y que aquella era una de las más difíciles posiciones en que se halló Lord Wellington, no lo dudará migos. quien, al observarla, cuente el número de sus enemigos junto á Badajoz y el talento y la experiencia de los generales que los mandaban. No hay para que tratar de Soult, bien conocido de nuestros lectores por la relación de sus campañas desde 1808 en que entró con Napoleón en España Si por sus cualidades militares, tan apre ciadas del Emperador, desde Austerlitz principalmente, y más acaso por su mala fe, su avaricia insaciable y crueldad, era temible para los españoles, no dejaba de serlo para los ingleses, aun habiéndole rudamente escarmentado en la Coruña y en Oporto Marmont era





desconocido en España; pero era ya general su fama de entendido en las cosas de la guerra, y Wellington sabía de sobra que esa reputación era muy fundada por más que no hubiera él experimentado aún aquellos talentos en los campos de batalla. Camarada de Bonaparte en Tolón y arguiéndole en Lodi, Castiglione, en Malta y las Pirámides, en Marengo, Ulma y Wagram, donde había obtenido el bastón de mariscal, el duque de Ragues, notable por sus vastes conocimientos científicos, por su valor heróico y tanto y tanto servicio como había prestado, era ya tenido por uno de los más hábiles generales franceses y, con decir que se le traía à España en substitución de Massena, se comprenderá la confianza que inspiraba á Napoleón y las envidias que suscitaría entre los demás mariscales sus émulos (1). Pronto saldrían á luz esas malas pasiones en contra del recién venido à España, ya que entre los que de antiguo peleaban con nuestros compatriotas y aliados no había amistad ni concordia posibles hallándoss lejos del único que supiora imponerse á todos. Tan pronto como, ejecutado por Soult y Marmont un reconocimiento en las dos alas del ejército anglo-portugués, se acordó no ofrecerle un combate de cuyo éxito acabaron por desconfiar los dos, apareció entre ellos la discordia con los signos todos de sus más bastardos caracteres, la envidua y la hipocresia. La revela azi Marmont, y nó deja Thiers de dar fe á las amargas quejas del mariscal, favorito entonces de Napoleón, y

<sup>(1)</sup> Había sido enviado en 1796 á Paris para presentar al Directorio las banderas cogidas en Italia durante aquella campaña, y en el sealto de Malta en 1798, él fué quien por su mano se apoderó del estandarte de la Orden, conquistando con eso el ampleo de general.

aun justificarlas. «Hacía cuatro días, dice el duque de Ragusa, que estábamos en Badajoz cuando una manana se presentó Soult en mi alojamiento Me anunció que acababa de recibir de Andalucía cartas que le inspiraban la mas viva inquietud; partidarios procedentes de las montañas de Ronda habían amenazado á Sevilla; tenía él que partir y le era indispensable llevarse sus tropas, contando conmigo para velar por Badajoz y proveer á cuanto pudiera necesitar aquella plaza. Tan inesperada noticia, que nada hacía presentir; tomor tan ridículo á las guerrillas y el tono en que se me daba á conocer, todo me sorprendió é inmediatamente me vino á la memoria el consejo de Junot (1). Y así me dije: Hé aquí un hombre que, en recompensa del servicio que acabo de prestarle, quiere ponerme en la posición más crítica: reducirme á que me haga batir por el ejército inglés y á ver la caída de Badajoz á mi vista. Y le respondí. Señor mariscal, comparto con vos sus cuidados por Andalucía, pero los sucesos que allí os llaman me parecen menos urgentes que lo que aquí tenemos. Id, si lo creis necesario, á Sevilla, pero dejando aqui las tropas. Ya lo sabeis, el ejército inglés entero se concentra y el que yo mando no tiene fuerza suficiente para él solo batirlo. Es indispensable la reunión de todos nuestros medios y precisa que el

<sup>(1)</sup> Junot le había dicho en Salamanea: «Vas à tener frecuentes relaciones con Soult, pues que serán muchos vuestros puntos de contacto. Desconfia de él, obra con prudencia, toma tus precauciones, porque te lo aseguro, si puede, á cualquier precio que sea, llamar sobre tí las mayores desgracias, no dejará de haceglo. Te lo advierto porque he tenido ocasión de conocerle bien.»

<sup>¿</sup>Qué mejor ejemplo del fundamento de las acuesciones de

quinto cuerpo y la caballería del ejército del Mediodia se unan al de Portugal para establecer el equilibrio. Dejad, pues, á mis órdenes esos dos cuerpos y me quedaré con el ejército de Portugal en el Guadiana hasta que Badajoz esté reparado con provisiones y en estado completo de defensa; pero si os lleváis esas tropas, y ya enviaré oficiales que residan en sus cantones y me informen de lo que en ellos pase, si se marchan, al momento repaso yo el Tajo y contad con la exactitud de esta declaración y de mi resolución invariable »

«Así, añade Marmont, quedó burlado el odioso calculo de Soult »

cabe, aun mediando esas diferencias entre los dos manscales, disculpar ni menos justificar la inacción de las franceses ante el ejército de lord Wellington en la línea del Caya? Sólo puede comprenderse sospechando en ellos la falta de una fuerza moral que hubieran hecho manifiesta á sus jefes los reveses recientes de la retirada de Portugal y de la Albuhera. Porque si los españoles de todas las partes de la Península trataron, recrudeciendo su acción ofensiva, de debilitar la de los franceses en Andalucia y en las provincias del interior con los ejércitos nacionales y las guerrillas, la jornada de Soult y Marmont era cosa de un solo día y en ese podrían quizas decidir de la suerte de sus armas en España y Portugal (1).

Jonot que la conducta de Soult con Ney en la campaña de Galicia?

<sup>(1)</sup> Por más que Napier niegue esa acción de los españoles al tiempo de los sucesos á que nos estamos refiriendo, ¿á qué atribuir la evacuación de Asturias, el desmantelamiento y abandono de la plaza de Astorga, la nueva y creciente suble-

Sea de ello lo que se quiera, es lo cierto que Soult Los francese volvió inmediatamente á Sevilla, y Marmont, cum- ses ses separan de Badajoz. plido su propósito de dejar la plaza de Badajoz bien provista de toda clase de recursos para su defensa, se trasladó en los primeros días de julio al valle del Tajo, en el que ocupó una posición central que le permitiera atender á la vez á lo que pudiera ocurrir en Castilla y en Extremadura. Estableció su cuartel general en Navalmoral, donde confluyen los caminos de Plasencia y Trujillo. Hizo fortificar el puente de Almaraz con obras considerables levantadas en la izquierda del Tajo y que se extendían hasta Miravete y aun más para cubrir con sus fuegos la carretera y la alta planicie por la que se dirige á Trujillo, que guarneció con su primera división y otras, aun que de menor importancia en la derecha, que ocupo también con tres divisiones. De ese modo, y situando la segunda división en Avila y la sexta en Plasencia y en los puertos de Baños y Perales, podia observar cuanto pasam en todo el valle del Tajo desde Tatavera á Galisteo y Alcántara, en Castilla la Vieja desde el Tormes al Agueda, y en todas las avenidas de Mérida y Cáceros, las de mayor importancia en aquellos días (1).

vación en Castilla, Navarra y las Vascongadas, el bloqueo de Sevilla y los staques á los sitiadores de Cádiz por los Ronde nos y las tropas que salían de la Isla?

(1) Más adelante y al dar cuenta de las operaciones que tan gloriosamente para las huestes sliadas terminaron en la gran batalla de los Arapiles, haremos mención detallada de las obras que cubrian el puente de Almaraz, tan felizmente atacadas por el general R. Hill.

Entonces, libre de las atenciones siempre perentorias que exige la presencia del enemigo, fué cuando ocurrió à Mar-mont la idea de los molinos portátiles que luego generalizó en su ejército, inspirada en los mismos mecanismos que eleven

Mientras el mariscal Marmont se establecía en las márgenes del Tajo para observar los movimientos del ejército aliado en la dirección que tomase para sus operaciones sucesivas, fuera renovando el sitio de Badajoz, fuera para atacar la plaza de Ciudad Rodrigo, al duque de Dalmacia corría a Sevilla, objetivo, según sus noticias, de las partidas españolas de Ronda, por un lado, y de las fuerzas del general Blake por otro.

Binks se dirigo & Niobla.

Con efecto, al cruzar el Guadiana en Jarumenha para seguir el movimiento retrógrado de lord Wellington, el general Blake se había corrido por la orilla derecha de aquel río hasta Mériola, donde lo repassba el 24 de junio. Desde allí debiera haberse dirigido lo más brevemente posible & Sevilla, que de seguro hubiera. sido ocupada, ausente Soult, como estaba, á tan larga distancia, y llevando él las divisiones Ballesteros y Girón con la caballería toda de Penne Villemur, fuerzas sobradas para la ejecución de su empresa. Pero, en vez de eso, creyó Blake más conveniente la toma previa del castillo de Niebla que, guarnecido por 600 suisos á las órdenes del coronel Fritzherds, no sólo resistió el asalto de les soldados de Zayas, sino que detuvo

para la molienda del calé (s). Los que inventó, fabricados en un principio por el armero del regimiento de Infantería nú-mero 50, M. Gindre, pesaban 30 libras y, manejados por un solo hombre, daban 30 libras de harina por hora. Cada compania obtuvo uno, y el ejército de Portugal los utilizó entonces con resultado satisfactorio.

<sup>(</sup>a) Marriout en sus Momorias lo mismo que su su obra magistral «Bej Espirita ac us anciat el mes Malatares» publicada docemos antes, parece desconoceró i al crolvidado que los romanos se valica de molinos por tatles en sus estapa un No cita en nú graca de esos escritos tan enrioso dato. Sera por ignorancia u o va poble e con escritos tan enrioso dato. Sera por ignorancia u o va por o creames en hombre tan erudi to Por eso observas atribuiran alencio en un punto al empe o, no rarge en los le mbres de i al er pasar sus pensar inntos por originales. Napoleón ganes a regres de esos molinos en la tampa a de Rusia, pero si le llegaron a Smoletano era ya tarde quando, al decir de Marmont me habia brazos que los moviesen ul soldados que se sirvistan de ellos

á todo el ejército el tiempo que necesitaba para llegar á Sevilla antes que Soult (1). Aquel fracaso produjo además la dispersión, pudiéramos decir, de las tropas de Blake, quien por Alcutím y Villa Real fué á parar á Ayamonte para embarcarse y acogerse de nuevo en Cádiz mientras Ballesteros quedaba operando en el Condado, y Girón, con una pequeña parte de su fuerza y la caballería, remontaba el Guadiana para volver á Extremadura á reunirse al quinto ejército, con el cual le veremos luego en Valencia de Alcántara y Cáceres á las órdenes de Castaños, su general en jefe. Ya también se encontraba allí la segunda división, columna móvil, que la llamaban, mandada por el brigadier Morillo, quien, destacado del ejército, no cesó en dos meses de hostilizar á los franceses por toda la izquierda del Guadiana y Sierra Morena, ya sorprendiendo en Belalcazar al coronel Normant y haciéndole muchos muertos y prisioneros que envió al tercer ejército, ya derrotando á otro en Talarrubias, ya, por fin y después de indecibles trabajos, burlando el encuentro de varias

<sup>(1)</sup> No tiene nada de extraordinario que no se lograse la toma del castillo de Niebla, porque, además de su posición topográfica y de la fortaleza de su recinto, puesto hábilmente en estado de defensa y artillado con siete cañones y dos obuses, poseía una torre, la del homenaje, de una solidez que alguno ha calificado de mensiruesa por lo grueso del muro y la calidad de los materiales con que fué construída. Tema también á cubierto su puerta de entrada con una medialuna y fortificadas las casas más próximas. La falta de artillería de grueso calibre, lo corto de las escalas con que se pretendió asaltar aquella verdadera ciudadela, y lo flojo y torpe del ataque pro dujeron el fracaso de una intentona que, como vulgarmente se dice, no venía á cuento en la importantisima empresa que se había encomendado al general Blake.

columnas que se dedicaron á escarmentaria de tal y tan aventurada expedición por campos dominados completamente por el enemigo (1).

Operaciomes de los es-pañoles en turias

Y cual Mortilo en Extremadura, Ballesteros en Niebla y Valdenebro y Begines en Ronda y el campo de Galicia y 👫 Gibraltar, se movían y pelcaban en la frontera de Galicia y en Asturias los generales Santocildes, Castañón y Lorada. Santocildes, ya lo hemos dicho, sjercia al mando del sexto ejército, con carácter de segundo de Castaños que obtuvo el del quinto y sexto reunidos, pero con la libertad de todo punto necesaria cuando ha de operarse en terreno apartado del cuertel general. Seguía Moscoso de jefe de Estado Mayor, siempre tan activo y emprendedor, entonces tratando de completar la organización de aquel ejército y de poner por obra el plan, de que también dimos cuenta, dirigido á una iniciativa tan enérgica como prudente sobre el Vierzo y las sierras que lo separan de Astorga y de León. Santocildes, organizadas apenas y en lo posible las tropas de su mando, avanzó desde Lugo sobre Villafranca al frente de unos 7,000 infantes y 400 caballos, mientras desde Puebla de Sanabria lo hacían 5 000 à la Bañeza para ocupar la linea de los franceses

Aquella acción tuvo lugar el 2 de julio.

<sup>(1)</sup> Existe una carta dirigida à la duquesa viuda de Abrantes por su administrador en Cáceres, en que la manifiesta el 4 de agosto haber llegado à aquella ciudad dias antes Morillo com su división de 500 á 500 esballos de varias partidas.

La acción de la debesa de la Bodeguilla junto 4 Talarrablas, fué muy notable per los chatáculos que hubo de salvar la fuerza de Morillo. Allí hubo cargas à la bayoneta por nuestros infantes para desalojar à los franceses de los parapetos en que se abrigaban, y cargas de caballería saltando cercas y vallados, con lo que se consiguió causar al enemigo varios innertos, 149 prisioneros, entre los que su jefe y cuatro oficiales, cajas de guerra, fusiles y municiones

en el Órbigo. La operación surtió sus efectos, como bien pensada para el caso en que se hallaban los franceses de Castilla con la marcha del duque de Ragusa á Extremadura. No sólo se retiraron los que ocupaban aquella línea volando las fortificaciones de Astorga el 19 de junio de 1811 y reconcentrándose en Benavente, sino que Bonnet, llamado á León para resistir la maniobra de Santocildes, hubo de evacuar el Principado de Asturias, perseguido de cerca por las tropas de Losada, Castañón y Porlier á pesar de la fatal jornada de Puelo que privó aquel ejército de la dirección del general Barcena, herido en ella. No había cesado un momento la lucha en los valles de aquella provincia, y los del Nalón y el Narcea fueron en marzo teatro de aquella acción en que el general Valletaux hubiera derrotado completamente á los asturianos sin los esfuerzos de Porlier que lo contuvo en lo mejor de su triunfo. Sucedíanse los choques cada día cuando Bonnet recibió la orden de evacuar el Principado, con lo que Porlier pudo dirigirse à Santander para mandar el séptimo ejército hasta la llegada de Mendizábal, y Castañón, que campeaba en la parte occidental, pasó las montañas pirenaicas para formar la izquierda del ejército de Galicia...

La evacuación de Asturus por las tropas francesas se hizo por Santander y León; embarcando en Gijón los enfermos y heridos de la división, así como toda clase de viveres y el Lotín recogido en aquella provincia, que se llevaron á Santander en 23 lanchas, escoltadas por otras tres bien provistas de armamento y con tripulaciones suficientes de guerra. De las tropas, una parte también se dirigió por tierra á Santander y Bur-

gos; el resto pasó á León después de evacuar sucesivamente Oviedo y las demás posiciones, fortificadas ó no, que ocupaba en el Principado.

Aquel abandono de provincia de tal importancia militar y política disgustó al Emperador que, en despacho del 8 de junio, se lo manifestaba así y bien elocuentemente al principe de Neuchstel: «Escribid, le decia, al duque de Istria que antes de hacer evacuar las Asturias por el general Bonnet, piense bien lo que hace; que vo considero esa disposición como muy mala; que el general Bonnet, ocupando Oviedo con 6.000 hombres, cubre la llanada de Valladolid y León y amenaza con lanzarse sobre Galicia; que su posición, á la vez que defensiva por Valladolid, las montañas de Santander y Vizcaya, es ofensiva contra Galicia; que á esa posición atribuyo el que los gallegos no han emprendido nada, que temen verse á cada momento atacados por él llegando por sus espaldas; que si el general Bonnet evacua Asturias, el duque de Istria se verá obligado á situarle en Santander y así no hará sino dejar describiertos León y Valladolid y en libertad á los insurgentes de dirigirse á Astorga y Benavente; y que eso será dar un paso atrás..... » No se hizo la evacuación tal como Napoleón temía, pero, aun así, Castatión, dejando el Principado completamente libre de enemigos, pudo marchar con más decembarazo y sin temor á fianqueos que pudieran presentársele por la parte alta de León, y el sexte ejército penetrar sin dificultad en Astorga, donde Santocildes satisfaría el legítimo orgullo de la reconquista de una plaza que constituía y constituirá siempre su más preciada gloria. Desde allí se puso en observación de los movimientos

que pudieran ejecutar Bonnet, Seras y el mismo Bessiéres, que acudió con 2.000 hombres en auxilio de sus tenientes, á quienes dejaba después de algunos días de mantenerse allí, suficientemente reforzados en su concepto para no temer revés alguno Pero Valletaux, á las manos siempre con los nuestros de Taboada, avanzó con 3.000 de los suyos al Órbigo, y, hallándolos en unas alturas próximas á Cogorderos, los atacó sin detenerse á contar su número ni á calcular lo fuerte de sus posiciones El encuentro duró algunas horas, en las que llegó Castañón al campo de batalla, decidiéndola con la muerte de Valletaux y la de muchos de sus soldados y oficiales. Los vencidos huyeron á Benavides y León, al abrigo de las fuerzas del general Bonnet que concentró en aquella capital cuantas tenía por las inmediaciones destacadas y operando en su retirada á Santander.

Esto sucedía el 23 de junio, y el 2 del siguiente mes de julio, llamando á sí al general Cabrera, que había mantenido hasta el 25 la estratégica posición de Puebla de Sanabria, Santocildes se apoderó de toda la línea del Órbigo, tan peligrosa para el mantenimiento de los franceses en la del Esla desde León á Valencia de Don Juan y Benavente. No es así de extrañar que, con eso y la muerte de Valletaux, se alarmasen los imperiales; y Bonnet, desde León, y Bessieres, desde Valladolid, acudieron á rechazar á los españoles y obligarles á acogerse á las montañas que cierran la entrada del Vierzo. Bessiéres creyó deshecho aquel nublado que sus tenientes tomaban por tan amenazador, y regresó á Valladolid, si hostigado incesantemente por Príncipe y su guerrilla de Borbón, cometiendo por

Tomo x 28

el camino sus soldados los excesos más bárbaros (1).

La marcha del duque de Istria devolvió á Santocildes la confianza necesaria para reanudar sus operaciones ofensivas. Llegábanle refuerzos de todo Galicia; las partidas de guerrilla pululaban en derredor de Bonnet y del general Jeanuin, que había reemplazado á Valleteaux, y se esperaba al portugués Silveyra que, desde su gobierno de Tras-os-montes, se adelantaría por la derecha de nuestro 6.º ejército. Y volvió á avanzar sobre Astorga y el Orbigo. Salióle Bonnet al encuentro el día 15 de julio con sus fuerzas y más de 2.000 hombres y piezas do artillería que le llegaron de Benavente. El choque se verificó en una meseta que se halla entre los caminos de San Justo y San Román, quedando victoriosos los nuestros, cuyos jefes, Castañón, Mascareñas y Peón, dirigieron el combate con grande energía y rara habilidad á vista de los generales Losada y conde de Belveder. Pero el 17 asomaba de nuevo Bessiéres por Valencia de Don Juan con poderosos refuerzos, reuniendo fuerza tan numerosa que el 6.º ejército hubo de suspender por segunda vez su avance al Esla.

En Burgos y Navarra.

Aquella reunión de los franceses hubo, sin embargo, de descomponerse, porque Bessiéres, que había salido de Valladolid el 12 de julio, se vió obligado á volver á los pocos días por noticias que le llegaron su-

<sup>(1)</sup> Las correspondencias del 5 ° ejército señalaban, entre otras, la harbaridad á que vamos á referirnos. «En Orbigo cogieron (los franceses) á un albeytar que había herrado algunos caballos de nuestros soldados, lo ataron 4 4 de los suyos que, espoleados en direcciones opuestas, descuartizaron al infelia, cuyos miembros palpitantes fueron arrastrados por el campo, celebrándolo con risa atrox aquellos menstruos».

mamente alarmantes, la del ataque, en particular, de varias partidas de guerrillas que se habían presentado ante aquella capital y aun intentado el día 15 su ataque. Y era que Mina, Longa, Cuevillas y Salazar se habían reunido en Villarcayo y Medina de Pomar, y extendido sus partidas por el país en busca de víveres, ayudados de las del cura Merino y Amor que vigilaban la carretera general de Francia para sorprender los convoyes del enemigo. Los despachos expedidos por Dorsenne el 9 y 10 así se lo anunciaban á Bessiéres; y, con efecto, el 15 se apoderaba Merino de gran porción de ganado á la vista de la ciudad del Cid, donde Santillán metía arrebatadamente un fuerte destacamento de caballería francesa después de destrozarlo el 17 en Rubena.

cayo al deseo en el célebre guerrillero de descansar algunos días de las fatigas de la persecución incesante que sufría en Navarra y curarse de la herida que había recibido en un brazo. No es extraño que, como á fines del año anterior, necesitara de algún reposo quien acababa de ejecutar una de sus más fatigosas pero también más brillantes hazañas. Desde la rota de Belorado, que ya llevamos citada, en que, sorprendida la caballería en Cuzcurrita y desbaratada la infantería que, en ausencia suya, mandaban Hernández y Gorriz, perdió la división navarra más de 400 hombres, andaba Mina buscando ocasión de vengar los bárbaros fusilamientos ejecutados por el general Roquet en Santo Domingo de la Calzada (1). Mientras Gorriz, no repuesto de su

<sup>(1)</sup> Fueron setenta los prisioneros de Belorado que el can-

descalabro ni sun con la presa de un convoy francés junto a Vitoria, se vela obligado a refugiarse en Ilzarbe, perseguido vivamente por sus enemigos. Mina y Ulzurrun los batian 4 fines de noviembre de 1810 en Tafalla, Erice y Lecumberri, cogiéndoles correce, convoyes y prisioneros en gran número. Tal fué el escarmiento sufrido por los imperiales que hubieron de dar tregua à sus operaciones contra Mina, distrayendo, además, parte de sus fuerzas para reforsar á Massena. que, como tantas veces hemos dicho, las reclamabacon inastencia deade Portugal. Aprovechó Mina aquel descanso para reorganizar sus fuerzas, algo desmoralizadas con la desgracia de Belorado, metruizlas en cuanto lo necesitamen para el género de guerra que andaban haciendo hasta entonces y era posible darles en tan críticas circunstancias y en tales condiciones como por las que pasaban y tenían, para dar, sobre todo, al cuerpo de sus oficiales la consistencia y espíritu que debian tener para medirae con los tan expertos del ejército napoleónico (1)

guinario Boquet lievó á Santo Domingo para allí fusilarios todos. «Casi perdí el juicio cuando me dieron conocimiento de este desatres», dice Mina en ana Afenoras aJurá vengarios, afiade inego, si los generales franceses na se dabas á partido se punto á respetar los prisioneross

<sup>(1)</sup> Un spisodio, narrado por Mina, revela cuáles eran los medios á que tenía que recurrir para el logro de sua medidas de organización y disciplina. Dice en sus Memorias, cón gala (la de los subalternos) era la de ostentar como objeto de marcial atención unas grandes matas á guedejas de pelo que de ambos lados de la cabeza les colgaban hacia las sienes y crusaban por detrás de las orejas; esto ocasionada la cría de inmundiola, que se extendía después á todas las partes del cuerpo, y da la que venían plagadas sus carnes y los priserables andrajos que en alguna parte las cubrian; tenía preparados nuevos vestuários, pero antes de entregársolos quise que se limpiaras blen de toda la porquería que llevabas, liamé á los

Las desgracias recientes de la división navarra sirvieron á aumentar su fuerza, acudiendo voluntarios del país en tal número que bastó para formar el 4.º batallón, cuyo mando se confió á Ulzurrun que tan buenos servicios acababa de prestar. La nueva campaña que Mina preparaba así en Lumbier, se inauguró á mediados de diciembre de 1810 batiendo, junto á Monreal, á 700 franceses procedentes de Pamplona que, aun peleando con gran bizarría por parte de la tropa y una inteligencia notable por la de sus jefes, tuvo que retirarse á aquella plaza con pérdida de 48 muertos, muchos heridos, que lograron llevarse, y 70 prisioneros. Y como en Monreal, se atrevieron les imperiales á presentarse en Aibar con 1 500 infantes y 200 caballos. ofreciendo á los navarros un combato en que esperabaexterminarlos un nuevo general francés y lograr después la captura del material que Mina había reunido en su cuartel de Lumbier. Ruda se bizo la pelea: los

Hizo también entonces ejecutar á Hernández (El Pelado), monstruo de crueldad sin consideración á la Iglesia, la justi-

cia, edad ni sexo.

jeles y encarguéles que la primera operación que debia ejecu-tarse era la cortadura del pelo me manifestaron sorpresa y recelos de encontrar resistencia mientras no se diese à los voluntarios el ejemplo por parte de los jefes. Disimulando mi enojo, porque resimente yo era el más exagerado en conservar aquella gala, bice que se formata toda la tropa: mandé recoger cuantas tijeras hubiese por el pueblo Lumbier), y llevadas á la formación y repartidas por mi propio á las compañías, di la orden para certar el pelo, y á mi presencia misma se hiso la operación en brevisimo tiempo, sin que se oyese la más minima expresión de resistencia. Yo sólo, entre los voluntarios, fuí el que conservé la distinción, pero ya que hice observar el acto de subordinación, y cuando apenas se recordaba el hecho, me igualé á todos. De aquí data la observancia de la verdadera disciplina militar de la división de Navarra, que estoy seguro no desaventajaba á ninguna otra de las del ejército, cuando, concluída la guerra, fué disuelta.»

franceses, á pesar de la inferioridad numérica de sus fuerzas, lucharon gallardamente, acometiendo á los nuestros con singular maestría en sus maniobras. Los batallones navarros 1.º y 2.º mantuvieron sin cejar el fuego para que el 4.º, nuevo y todo, diese una brillante carga á la bayoneta que, sin embargo, fué rechazada. Esto produjo el que se mezclaran los combatientes luchando cuerpo á cuerpo y con el mayor encarnizamiento hasta que, herido el jefe imperial, se pronunciaron los suyos en una retirada que paró muy pronto en otro desastre que les costó más de la mitad de su gente. Aquellas acciones que tan sólo costaron á la división navarra 130 y 180 bajas respectivamente, sixvieron á Mina para en Lumbier reanudar sus trabajos de organización, establecer por completo la disciplina más severa, ocurrir á las atenciones del racionamiento de la tropa, muy deficiente aun, y prepararse á resistir un nuevo ataque, muy próximo según las noticias que recibía de Pamplona.

Las márgenes del Irati fueron el teatro de la acción de los días 9 y 10 de enero de 1811. En el primero, fueron rechazados los 4 000 infantes y 800 caballos que con varias piezas de artillería formaban la columna francesa á las órdenes de los generales Dumoustier y D'Armagnac. En el segundo, los franceses, que durante la noche habían recibido grandes refuerzos, lograron, aunque con grandes pérdidas, cruzar el río y, penetrando luego en Lumbier, entregarse al saqueo y á sus atropellos de siempre mientras los nuestros as retiraban al histórico monasterio de Leira. No los aiguió la columna francesa, deteniéndose en Navascués temerosos sus jefes de enriscarse por los estribos pire-

náicos que forman los valles de Salazar y el Roncal. Al retirarse á Lumbier y de allí á Pamplona, fuéles picando la retaguardia Cruchaga que, curado de la herida que recibió en Tarazona, se había incorporado á la división navarra, cuyo 4 ° batallón, entretanto, había batido en la Borunda á unos 500 enemigos procedentes de Vitoria.

Pasaron los meses de marzo y abril, después, en operaciones militares que Mina ejecutó casi siempre felizmente entre Estella y Piodra Millera, cerca de los Arcos, junto à Estella tambien, accioncilla desgraciada, en que, decía Reylle, había perdido más gente que la cogida à los navarros en dos meses de correr tras de ellos, en las immediaciones de Maostu, en una porción de choques inevitables con las tropas de los generales Cafarelly y Harispe que, por fin, hubieron de abandonar aquel país para trasladarse à Castilla y Cataluña respectivamente (1) Al ver que la persecución resul-

Pero más que esa circunstancia, hiso pensar á Mina en una jornada al alto Aragán la del gran número de franceses conque Dumoustier y Harispe, reforzándose cada día con tropas que les envistas el implacable Reylle, le iban ocupando los puentes y angosturas que podrían servirle para burlar la persecución de que era objeto. Iba, pues, á pasar los puentes de

<sup>(1)</sup> Es muy de notar la circunetancia de encontrarae frente à frente el tan celebrado jete de los Chasseurs-Basques de 1793 à 95, general Harispe, y el no menos valeroso y hábil de la división navarra en 1811. Quien les la historia de tan valientes montafieres podrá creer que es muy difícil superar la destreza de Harispe en el mando de aquella clase de tropa y más todavía pelesado en un país fronterizo al suyo, donde se habia el mismo idioma y en que ya había becho la guerra. Por eso, dice Mina en sua Memorias eY en esta ocación contaba con un enemigo, que era el general Harispe que podía hacerme mucho mai, especialmente hacia el país montañoso, porque le co nocía, en primer lugar, y, en segundo, porque siendo hijo de uno de los pueblos de Francia rayano á nuestra frontera, le era familiar el idioma vasco, que es el de los montañeses navarros. ...»

taba inútil para el objeto de exterminar la sublevación popular de Navarra, trató Reylle de inutilizarla atrayéndose por modos suaves á los habitantes, ya concediendo la libertad á algunos de los presos en los calabozos de Pamplona, ya celebrando fiestas que los distrajesen del enutiverio en que vivían los de la capital (1)
No duró mucho tiempo aquel simulacro de blandura por parte da Reylle que al poco tiempo, en los
primeros días del mes de mayo de 1811, volvió á sua
anteriores violencias Pero Mina se había rebecho de
la precedente pereceución, y después de una fuerte escaramuza en que Cruchaga, valiéndose de unos mosquetes, invención del navarro Juescun, que le hicieron
servicio de artillería, podríamos llamar portátil, re-

Terminé la acción con el dia y Mina m retiré 4 Ind minn-

tras Barispe lo hacia á Adosiu.

Bangüesa y Gallipienzo cuando, ballándolos cortados y guarmecidos por los franceses, se dirigió al valle de Urraul, donde se vió acometido por un número muy superior al de sus partidarios, «El bravo general Harispe, dice Mina, esforsábase en ania ar á los suyos, y era bien correspondido; pero atempre experimentaba pérdidas en los arranques de sus soldados, su caballeria sufrio infinito. En acometidas de los unos y en rechasos de los otros duró el fuego desde las ocho de la mañana basta que desaparreia si sol, y en un intermedio el general Harmpe me envió un pariamentario, proponiéndome cuartel reciproco de prisioneros. Guatosisimo, accedi à la propuesta, y dire al parlamentario. Fe no soy el que primere ha desconocida este derecho de los guerreros que peleun encontrados, untedes son los que han dado el ejemplo. Diga noted á su general que ye me felicito de haber encontrado un enemigo que sabe respetar oquel devecho que tan solamente es descenocida en Navarva par las que gebiernen en nombre del emperadorie

<sup>(1)</sup> Pero qué género de demencias las del general Reyliet.
Puso en libertad à un voluntario con la condición de lidiar un toro, ya que no se presentaban diestros para inserio. El Terripellar, que así se liamaba, sulto bien de milagra con ayu da de otros mosos que se pusieron por compasión á su lado; pero, al abandonar la plasa, se le desbocó el caballo y de resultas del golpe, estuvo enfermo mucho tiempo.

chazó el ataque de una columna enemiga de 3.000 infantes, 300 caballos y varias piezas, Mina, repetimos, aparecía en Alava para dar el golpe de mano que no hace mucho calificamos de una de sus hazañas más brillantes.

Había tenido noticia de que se hallaba en Vitoria el mariscal Massena de vuelta de su desgraciada campaña de Arlabán. de Portugal Sabía también que uno de aquellos dias continuaría su marcha á Francia con gentes de su séquito y con sus equipajes cargados de objetos de valor, fruto de sus exacciones y rapiñas. Era de codiciar la presa, más aún que por el botín que ofrecía, por la captura de tan excelente capitán como el Hijo mimado de la Victoria, que así vendría á terminar su gloriosísima carrera á manos de un obscuro militar, de un guerrillero, de un brigante español, despreciado, como los demás, por los incomparables generales de Napoleón. Ese era para Mina un aliciente, un aguijón agudísimo que le animaba á emprender una acción, cuanto más temeraria y arriesgada, más digna de sus extraordinarios alientos Formó, pues, su plan; y, bien madurado, se establecía el 25 de mayo en los flancos del puerto de Arlabán con los batallones de su división y un escuadrón de caballería que, sin saber uno de otro, habían hecho una marcha de dos días y una noche seguidos para no ser sentidos de los franceses de Vitoria.

Salió, con efecto, el convoy al amanacer de aquel día, escoltado por 2.000 infantes y 200 caballos, llevando dos coches con un general y otros jefes, varias cargas de armas y equipajes, y gran golpe de pristoneros españoles, cuyo número ascendía al de 1.100





entre oficiales y soldados (1). Pero no iba Massena; se había quedado en Vitoria, y se frustraba aquel aliciente que, más quizás que al de salvar á los prisioneros, llevó á Mina á los montes de Arlabán. Al llegar á ellos el convoy, la escolta caminaba dividida en tres cuerpos é grupos: el primero á la cabeza, como de vanguardia; otro en el centro con el grueso de los equipajes y carros de enfermos y heridos, sobre 100, los carros en su totalidad y los prisioneros españoles; el tercero, en fin, formando la retaguardia de línes tan larga, débil, por consiguiente, para resistir la terrible acometida que se le tenía preparada. Mina emboscó los tres primeros batallones y la caballería en los lados de la carretera que, salvado el puerto, desciende dando varias vueltas por Salinas de Léniz à Escoriaza, Mondragón y Vergara. El 4.º batallón recibió también la orden de concurrir á la acción situándose en punto desde el que, en lo más recio de la pelea, cayese sobre al enemigo para completar su derrota. El insigne guarrillero, siguiendo su plan y la práctica de todos los nuestros en esa clase de operaciones, dejó pasar la vanguardia francesa y as precipitó sobre el centro del convoy al llegar éste à la altura de los batallones emboscados. Los franceses, en el primer memento de la sorpresa, se dieron à la fuga; rehaciéndose, con todo, una parte de ellos para, detrás de los carros, defenderse del fuego y de las bayonetas de los nuestros. Otros, sunque pocos, pero auxiliados por la guarnición de Salinas, se ampararon de una altura desde la

<sup>(1)</sup> Thiere dice que los de la escolta eran 400 fusileros de la guardia joven y 150 sargentos y soldados de los cuadros del 28.º lígero y el 75.º de linea.

que se proponían prestar apoyo, aunque poco eficas, á aquellos de los suyos que luchaban en la carretera (1). Todo inútil: los de Mina arrollaron cuantos obetáculos trataron los franceses de oponerles, mayormente cuando, libres los prisioneros, pudieron prestarles la cooperación de que eran capaces por su número y condiciones. Pero cuando la derrota de los imperiales llegó á hacerse general é irreparable, fué al salir la caballería de Mina de su emboscada. Mezcláronse en la lucha los cembatientes de uno y otro bando, Mina, después de cruzar su sable contra los jinetes franceses que quedaban con el convoy, pues los demás habían huído en dirección á Vitoria, se dirigió á los coches ocupados por familias francesas, defendidos por el coronel Laffite que fué hecho prisionero, y por otro jefe

Para evitar sin duda la repetición de lo de Arlabán, escribia Napoleón el 31 de julio: «La primera (de las torres) esrá construída en el sito de Salinas, y de manera que las señales que deede ella se hagan, den á conocer lo que pase en aquellas montañas». Y añadía después «Nunca será suficiente la priema que se dé en establecer una de essa torres en las alturas de Salinas».

¿Qué hublera sido de haber cafdo Massena en poder de Minat

<sup>(1)</sup> Atento elempre Napoleón & obviar las dificultades que la dominación francesa pudiera hallar para haceres completa y tranquila, à la ves que enviaba el 16 de junio. À sus generales instrucciones detaliadas à fin de hacer inexpugnables ciertos puntos que, como Burgos por ejemplo, consideraba muy importantes, las dabs también para ofrecer las seguridades posibles à las comunicaciones, à los convoyes y à los destacamentos de tropas en sus marches por España. Hay un despacho anyo en que, al dictar órdenes para la fortificación del puente de Miranda con una gran cabeza que sirva para asegurar su ocupación de cuerpo de guardia, de almacén y reducto, hace decir al general Caffarelli eque seria conveniente construir algunas torres en las alturas que forman los desfiladeros de Vitoria à Irune, «Dies de esas torres, añade, establecidas en los picos, con 30 hombres en cada una, serían de gran utilidad; serian vigias que observaran las alturas y nos mantuvieran duellos de elias. Cada torre no puede costar más de 10.000 francos; dinero y trabajo bien empleados».

que enyó allí muerte. Con eso acabó la resistencia, Los que no-consiguieron escapar, se rindieron á los vencedores, en cuyas manos quedó un bôtin cuyo valor es hizo ascender al de cuatro millones de reales. El más rico, sin ambargo, consistió en la libertad de los prisioneros que no acababan de abrazar á los navarros sus amigos, el de los franceses que se cogieron, y en el honor, sobre todo, de una jornada que habría de producir grande consternación en Francia y mayor vergüenza y rabia á su emperador (1).

Lo que produjo en Mina un gran disgusto, una verdadera decepción, fué el no haber logrado la captura del duque de Rívoli que, por causa ignorada, se había quedado en Vitoria. Dícese que fué grande la rabia del Mariscal con la noticia que le llevaron los fugitivos del desestre de Arlabán, y que hizo salir inmediatamente al general Caffarelli con tropas suficientes para, á su vez, escarmentar á Mina. Caffarelli no llegó

Ouantes detalles puedan deseares de acción inn brillante les ballará el lector en el parte oficial de Mina á la Regencia, publicade en la Gazeta del 27 de julio de 1811. (Véase al apéndice mêm. 16).

<sup>(</sup>i) Mina, según Thiere y otros secritores franceses, se precipitó sobre la columna imperial como un buser, aplicandose por el pronto a poner en libertad a son printoneron y después, ayudado por cilos, à depullar dempia isdamente (à égorger impitoyablement, & los enfermos y heridos que iban en el convoy. No sa cierto esto último: consta, no sólo por la de Mina sino per las relaciones nuls imperciales, que no hobo tal susafiamiento con los vencidos. Por el contrario, y á pesar de haber. vuelto Reylle á sue precedimientos de crueldad. Mina permițió que siguiesen su marcha los coches de las schoras y los usrros de los enfermos é heridos, y el apareció muesto un transfuga, ayudante que había sido de Castaños, lo había eldo en la polea, recordándose después su traición y su conducta bárbara con varios pristoneros capañoles que había becho fusilar. anteriormente Schepeler dice . Des dames et des femmes traitées avec décence par ace soldats, continuérent leur cheminu.

á tiempo al campo de batalla, tan feliz y completamente acabada por nuestros compatriotas que, después de repartirse bien despacio el botín y de descansar de sus rudas marchas anteriores y de la sangrienta tarea que habian ejecutado pocos momentos antes, se retiraron tranquilamente á Zalduendo y Estella. Sus bajas consistían en 3 muertos y 12 heridos, mientras las de los franceses fueron de más de la mitad de sus combatientes, muertos ó heridos, y de más también de 100 prisioneros de guerra que fueron lievados á Navarra (1).

Eso produjo entre los franceses un efecto desastroso y, para neutralizarlo, marchó Caffarelli á Navarra donde, unido á Reylle, se dirigieron el 13 de junio los dos con 5.000 bayonetas, 1.200 caballos y varias piezas á Puente la Reina y Tafalla, mientras vigilaba el Ebro Dumoustier, establecido fuertemente en sus orillas. Al primer empujo de Mina, Reylle hubo de perder terreno, retirandose á Tafalla y dejando dos de sus piezas en poder de la vanguardia navarra, pero, interviniendo entences los húsares de Caffarelli, la cortaron del primer batallón y Mina se encontró rodeado de enemigos y en la precisión de arrojarse á tierra para luego recobrar su caballo que, por instinto generoso, le fué siguiendo en sus movimientos de evasión Jamás se había visto el célebre guerrillero en situación tan apurada.

Los enemigos, con eso y prevalidos del número, á intervalos muy desproporcionado según lo era el de los que entraban de Francia para reforzar los ejércitos

<sup>(1)</sup> Schépeler dice que el 4.º batallón navarro, que llegó después de una marcha de 12 millas, detuvo á los franceses que habían salido de Vitoria con custro piesas de artillería.

que combatian en al cantro de la Peninsula, persiguieron & Mina y los suyos con la actividad y el encarnizamiento à que les impulsaba tal ventaja por los valles del Irati y del Arga. Sorteó Mina esa persecución con singular destreza, tanto ó más necesaria en aquellos días por haberse presentado á sus espaldas el general Klopizki, tan experto ya en una lucha que se le había hecho habitual con Villacampa, Durán y otros guerrilleros de Aragón. Repartió, pues, el navarro la división de su mando por varios valles y montes del país, y, 4 la cabeza de 300 jinetes, se trasladó 4 las tierras de Villarcayo y Medina de Pomar, alarmando con su presencia allí, y la de Longa y Amor, al general Dorsenne, como lo puec de manifiesto al dirigir a Bessiéres los despachos á que antes hicimos referencia.

En Santanовув.

Cuando aquellos guerrilleros andaban en concierder y Vistos para sus futuras operaciones, iba organizándose en las montañas de Santander el 7.º ejército, cuyo mando, ya se dijo, se había conferido al general Don Gabriel de Mendizábal. Mientras llegaba à hacerse cargo de él, lo ejercía Porher, quien, para dar tiempo & la organización general del ejército y distraer al enemigo del pensamiento que pudiera abrigarde estorbarla, destacó al tantas veces nombrado también D. Mariano Renovales con la misión do, reuniondo las partidas que operaban en Vizcaya, formar batallones sualtos que dieran carácter más militar á la sublevación de aquella provincia. Renovales, que ya tenía á sus órdenes dos batallones de procedencia vascongada, 1.06 respectivamente de Guizpúzcoa y Encartaciones, confió el desarrollo de su cometido á tree oficiales del ejército, D. Francisco Mugartegui, D. Antonio Calvetón y

Don José Gómez de Arteche, quienes, con 34 hombres cada uno, penetraron en el Señorio, siendo perfectamente recibidos de los naturales, ávidos de hacer eficaz y patente su patriotismo. (1). Cada día de los del año de 1811, á que nos estamos refiriendo, tuvieron nuestros tres oficiales que pelear con las guarniciones de los pueblos que hallaban al paso y con los destacamentos que el general Abril hacía salir de Bilbao en su persecución; pero, con fortuna en ocasiones y sin ella en otras, fueron, como suele decurse, arraigando en el país, aumentando su fuerza con los voluntarios que se les presentaban con armas y dirigiendo los desarmados á Potes para ser alli instruídos y disciplinados.

Porque uno de los caracteres más honrosos que ofreció el levantamiento provocado en Vizcaya por los oficiales aquellos del 7.º ejército con su jefe Mugártegui á la cabeza, fue el de haber impuesto á los anteriormente sublevados una discipina hasta entonces desconocida entre ellos, y el de hacerse respetar de los enemigos siendo tratados como beligerantes en guerra regular y metódica. Hubo entre los comisionados y los

<sup>(1)</sup> c...habiendo sido muy bien recibidos en todo el tránsito por los habitantes en vista de la disciplina y buena gente que llevaban, pues todos se admiraban al ver en aquella época soldados uniformados y bien equipados». Así lo dice Arteche en una curiosísima Memoria que nos legó de aquellos sucesos.

Arteche, padre del autor de la presente obra, era abogado al comenzar la guerra de la Independencia; y considerando que los tiempos aquellos eran más para esgrimir el fusil ó la espada que para defender pleitos, se asistó como cadete en el ejército del Duque del Parque, peseando en Alba de Tormes á las órdenes de su compatriota el general Mendizábal, cuando éste mereció el título de Marqués de los Cuadros, que después le fué concedido.

Alguna mención de esto hicimos al describir aquel combate.

francesse parlamentos y tratos para llegar á ese humanitario resultado; y si alguna vez se corrió el peligro de que se falsearan los convenios acordados, la anergía de los oficiales españoles y la notoriedad de sus sentimientos caballerosos, restableció el orden en las tranencciones militares tan comunes en la guerra (1). Pero no eran de fiar los franceses, que no se resolvian á var en los españoles no reunidos en cuerpos de ejército nino guerrilleros, sino brigantes, como siampre se esmeraban en llamarios para mejor disculpar sus bárbavos tratamientos. En uno de los parlamentos celebrados en Vizcaya, por ejemplo, el comandante francés de Valmaseda se hizo bastante sospechoso con el ampeño de que se reuniesen las fuerzas, todas de unos 🔻 otros para, después de coger al guerrillero Ugarte y de sjecutarlo, celebrar con ellos el convenio conque las brindaba. Ya estaban los nuestros para caer en el iazo que les tendis el comandante francés cuando, tratado el caso con Arteche, «éste fué de sentir de que no se unicaen las tropas nucetras con los franceses, por lo poco, dijo, que se podia fiar en ellos, y 🎄

<sup>(1)</sup> En una derrota que sufrieron los franceses junto á Valmaseda, cayó herido y prisionero un gendarme francés llamado bantingo, y considerando Mugártegui en peligro su vida por carecerse alli de medios para curarle, le envió à Bilbao, hasta con dinero para su visjo. El francés se mostre luego agradecido con los que le cogieron en ocasión en que éstos se hallabus sumamente comprometidos, à las mauos son un número muy experior de francesco. Les indico, por un alemán que sorvia entre los auestros, la dirección que debisa seguir y extravió á los suyos para que no los alcansaran. Cuenta Arteche que al enviar à Rilhao al gendarme, Mugartegui le dié un pese para lo que le pudiera ocurrir en el camino, y al gendarme dijo al intérprete (el aleman) con la mayor termura: «Este peso no lo cambiaró jamás y lo guardaré como el mayor premio de Napoleón y para memoria de la generosidad española que nunes podré olvidars.

más porque el pueblo miraría mal esa política; que para prender á Ugarte no deberían necesitarse tales efugios, y que, respecto á que el general había dispuesto que se le cogiera y se agregara su gente á la partida, se discurriese el modo de hacerlo sin efusión de sangre sino con algún engaño; respondiendo al francés que hiciese lo que gustara, que ellos harían lo que debían».

Y así se hizo y sin consecuencia alguna funesta, porque, obrando el comandante francés de Valmaseda sin anuencia del de Bilbao, y reconociendo éste la leal-tad española en la conducta observada por Mugártegui para con el gendarme Santiago y en otras ocasiones posteriores, se resistió á seguir los caminos señalados en Navarra y Burgos por Reylle, Roquet y Dorsenne.

Precisamente el segundo de éstos, el general Roquet, había querido aprovechar aquéllos sucesos sorprendiendo los depósitos que mantenía en Potes el 7.º ejército. Los españoles, sin embargo, andaban muy alerta; y cuando Roquet con una columna de 2.000 hombres penetraba en Potes á fines de mayo, asomó por el otro lado Porlier que le obligó á retirarse más que de prisa, acosado de cerca por las guerrillas también de la comarca, numerosas ya y adiestradas en su género de guerra. Y no satisfecho Porlier con haber rechazado de la Liébana à Roquet, acometió en agosto la empresa nada menos que de apoderarse á viva fuerza y de día de la ciudad de Santander, tanto más vigilada y guarnecida por los franceses cuanto que la veían objetivo constante del incansable guerrillero español en todas sus expediciones por aquel litoral del Cantábrico. Cinco días antes se hallaba en Aguilar; y, descolgándose

Tono x 29

del Pirineo por Valderrédible y el valle de Toranzo, penetraba en Santander el 14 de agosto. Al primer aviso, el general Roquet se lanzó á las calles con 500 ó 600 hombres de los de la guarnición; pero Porlier cavó sobre ellos desde el alto de los Molinos de viento por donde había acometido. Rudo fué el choque y no pudieron resistirlo los franceses que peleaban con la furia que les inspiraba lo inesperado del ataque de quienes se habían becho á no temer agresiones como aquélla, en su concepto, temeraria é increible. Los de Porlier cargaron á a bayoneta, rompieron á cuantos hallaban en su carga, y á los pocos minutos el general Roquet abandonaba la ciudad con unos cien de los suyos, y eso salvándose como por milagro, de tal modo se habían cebado los nuestros en su alcance y persecución.

Ese triunfo tan rápido y decisivo, lo consiguieron el primer regimiento Cántabro y los tiradores y húesres llamados también de Cantabria, y, entretanto, fuersas que regía el coronel D. Juan Ugartemendia obligaban á los franceses á abandonar el fuerte Solia, Camargo y el puente de Arce, cuyas obras arrasaron inmediatamente. La lucha en Santander, ya se ha indicado, fué corta, á punto de haber caído en poder de los españoles muchos franceses, jefes, oficiales y soldados, sorprendidos, como alguna autoridad de la provincia, cuando menos esperaban la visita de sus irreconciliables enemigos. No así en Torrelavega, donde es verdad que los nuestros, mandados por el coronel Abreu. lograron penetrar en la población y apoderarse de cuanto había en ella útil y de algunos de los enemigos de la guarnición, pero no del fuerte, defendido por más

de 700 hombres con dos piezas de artillería. La resistencia por más de doce horas de los del fuerte dió lugar á que se anunciara la aproximación de tropas francesas llamadas por Roquet de la próxima línea del Deva, en que, como fronteriza de Asturias, las había en número considerable. Ann así, Porlier hubiera podido mantenerse algun tiempo en Santander si la vanguardia, después de su victoria en la ciudad, no la hubiera abandonado, temeroso, sin duda, su jefe de perder fruto tan abundoso como había cogido en prisioneros de consideración, en caballos, entre los que los del general Roquet, y en botin de armas, municiones y viveres. De modo que al saber que Roquet iba á dirigirse á Santander, salió Porlier, estableciendo su cuartel general en Renedo, de doude el 21 daba el parte de su triunfo, triunfo tanto más ruidoso cuanto que la pérdida de los franceses ascendió á la de más de 300 hombres que, con los comandantes de la plaza, del de artillería de la misma y el de los gendarmes, quedaron muertos ó heridos en las calles. Con eso y con la derrota que el capitán Martínez Tarnero hizo sufrir á un destacamento de husares francoses á las puertas de Palencia, y la batida que Príncipe dió junto à Valladolid à un traidorzuelo, el Renegado, que presumia escarmentarle con una contraguerrilla, josefina, el 7º ejército empezó á infundir respeto á los imperiales de la alta Castilla y Santander. Por más que Napoleón, al formar poco antes el liamado Ejército del Norte, de cerca de 70.000 hombres, á las órdenes de Bessiéres, quiso asegurar la comunicación con Francia con fuertes también, según dijimos, y destacamentos entre Irun y Valladolid, jamas logró se hallara libre

aquella vía de la acción de nuestros guerrilleros, y prueba, más que elocuente, terrible fué para él y los suyos la captura del convoy en que, sin una casualidad, hubiera caldo prisionero el más afamado de sua mariscales.

En Rioja, gón

No era menos porfiada la lucha por la Rioja y So-Soria y Ara- ria, donde Durán, con Amor y Tabuenca y alguna vez en combinación con el Empecinado y con Villacampa, la sostenia encarnizada contra el feroz general Duvernet, encargado del mando en la segunda de aquellas provincias. Desde marzo de 1811, particularmente, no cesaron un punto las operaciones de Durán, incansable en lo de reunir voluntarios, organizarlos bajo la base de los Numantinos con que había empezado su campaña, y disciplinarios en lo posible. Las acciones de San Pedro Manrique en mayo, y la de Lumbreras en junio, las dos victoriosas, contribuyeron al aumento y buen espíritu de su tropa; y sunque la desgraciada de Berlanga, en los primeros días de julio, fué causa de una deserción muy considerable, la de Ariza, el 23 del mismo mes, en que fueron 130 los franceses muertos y muchos los heridos y prisioneros, le facilitó la entrada dos días después en Calatayud (1). La población fué assitada por varias partes de su recinto fortificado; Tabuenca se apoderó también del castillo, entrando el primero en él mientras Amor acuchillaba 4 los franceses en las calles; y Durán, presente en todas

El héroe de Lumbreras fué el padre fray Juan Martin, que mandaba la caballería en aquella acción. Cargando á escape cayó del caballo y anduvo de peña en peña hasta que pudo montar otro caballo y siguió la persecución de los franceses. que por un momento le creyeron ya pristonero suyo

partes donde se combatía y sin escuchar las reclamaciones y las súplicas de sus oficiales, temerosos de perder tan valeroso y hábil caudillo, se hubiera apodera do de toda la ciudad si la guarnición francesa, al verse vencida y derrotada, no se hubiese acogido al convento de la Merced, cuidadosamente fortificado y bien abastecido de víveres y municiones desde 1808. «Pasaron, dice el P. Picado, de ciento y sesenta los muertos que tuvo el enemigo, y como el mayor de sus cuidados era retirar los heridos y meterlos en su fortificación, no es facil calcularlos, pero pudieron ser muchos, porque antes de entrar en la ciudad, y después en sus calles, se usó muchas veces de la bayoneta y el sable.»

Aquella empresa quedaba incompleta con no baberse tomado el convento, y Durán, deseoso de acabarla, pero sin tiempo ni fuerza para conseguirlo entonces por acudir contra él las guarniciones de la Almunia, Tarazona, Borja, Daroca y aun parte de la de Zaragoza, la dejó para septiembre. Puesto entonces de acuerdo con el Empecinado, que le llevó algunos de sus voluntarios, el día 24 se hizo dueño del convento rindiéndose la guarnición después de que, minados y volados la iglesia y el claustro, comprendió serle imposible la defensa en la torre á que se había retirado.

Tal fama adquirió con la conquista de Calatayud la división soriana, que el general Blake, ocupado en la defensa del Reino de Valencia, como recordaremos muy luego, la felicitó calurosamente, lo mismo que á su jefe el brigadier Durán, cuya cooperación trató de atraerse con el objeto de distraer la atención de Suchet que acababa de abandonar el territorio aragonés para

ejecutar su grandiosa jornada por las fértiles campifins del Palancia y al Guadalaviar. Y, con efecto, Durán, continuó la campaña en Aragón. Enfermo y todo, como hubo de permanecer varios días en Calatayud, sus tenientes Amor y Tabuenca ejecutaron varias operaciones dictadas por él, peleando con los franceses en Manchones, Villafeliche y la Almunia durante el mes de noviembre, ya solos con tropas de la división soriana, ya unidos al Empocinado, que desde Guadalajara acudió en su auxilio por el puerto de Usez y la Yunta. No valieron á los enemigos ni su número ni su valor, ni aun las estratagemas de que quisieron valerse para confrarrestar la acción de los nuestros, y en Bonilla recibieron el 30 del citado mes tal escarmiento, que nunca después se atrevieron á separarse de Soria sino en grandes masas de todas armae Una marcha de 24 leguas como tuvo que hacer la división para desda las inmediaciones de Calatayud trasladarse á Almazán y Osonilla, de la provincia de Soria, con tal rapidez y secreto que la ignoraron los franceses hasta tener á los nuestros á su vista, y tan grave pérdida como la de 700 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, como sufrieron, de armas, municiones y de un convoy de viveres que custodiaban, dieron á Durán un concepto muy elevado de sus dotes militares, concepto hasta para con los mismos jefes imperiales que no pudieron menos de admirar también su extraordinaria humanidad y la disciplina que llegó á imponer á las tropas de su división, así en el fuego como antes y después del combate.

Después de tres días de descanso en Almazán, lo que demuestra el respeto que impuso en Musnier y

sus tropas de la guarnición de Soria, Durán, á quien el Gobierno recompensó la acción de Osonilla con el empleo de mariscal de campo, volvió à las márgenes del Xiloca, donde fué á embestir la posición de Daroca, aunque sin lograr la ocupación del castillo en cuyo socorro voló el general Panatier desde Zaragoza Con eso, Durán hubo de retirarse al señorío de Molina, donde iban á reunirse las tres divisiones de Cuenca, Soria y Guadalajara bajo las órdenes del conde del Montijo que tomó el mando en Mulmarcos.

¡Error, mejor dicho, debilidad inexcusable la de subordinar en guerra como aquella dos jefes de servicios tan útiles para la independencia nacional, a un general todo lo valiente y patriota que se quiera, pero sin fortuna manifiesta en sus anteriores campañas! ¡Error, repetimos, cuyas consecuencias se tocarían muy pronto y que sólo se neutralizaron con actos de indisciplina bien lamentables también!

Tampoco se cesaba un momento de pelear en Cataluña. El mariscal Macdonald, dueño del Ampurdán fia. desde la acción de Figueras, tan desastrosa para Campoverde, se había limitado, sin embargo, á estrechar el castillo de San Fernando con la esperanza, ya lo hemos dicho, de su reconquista por el hambre. Y tan estrechado lo tenía al poco tiempo de su llegada, con trabajos que él comparaba á los ejecutados por César en el sitio de Alesia, que, como él decía también, nú un gato podría penetrar en la plaza. El, por su parte, debía tener confidencias que le hicieran conocer el estado de la guarnición del fuerte, pues que el ya mariscal de campo D. Juan Antonio Martínez hizo fusilar a uno de los espías, y si no tomó igual providencia

Ç

tii ii Google

Aby 4 No Y

con Guillot, fué por temor á las represalias con que le amenazó el duque de Tarento al saber la sentencia del consejo de guerra celebrado para jusgar á aquel general y á algunos de sua oficiales (1). El castillo no podría resistir más que hasta mediados de agosto, á pemar de haberse reducido bastante la ración á sua presidiarios; y Macdonald, sabiéndolo, se había preparado á resistir cualquier salida que, según calculaba, pudieran intentar los sitiados.

Y no era que los catalanes hubieran desmayado en la defensa tan valerosa y tenaz de su territorio ni olvidádose de la apurada situación en que se hallaba la fortaleza de San Fernando. A la pérdida de Tarragona y á la descomposición del ejército de Campoverde con la marcha de las tropas valencianas á su país y la deserción de tantos soldados como creían hallar en las guemillas donde emplear mejor su patriótico ardimiento. sucedió, según dijimos antes, tras de cortos momentos de estupefacción y desánimo, la incansable energía, histórica deede los tiempos más remotos, de los hijos del Principado catalán. Sus esfuerzos, con todo, necesitaban nueva dirección, ya que tan desacertada había resultado y funesta la del marquée de Campoverde: y aun cuando esperaban mucho de la que pudieran imprimir el valor y la inteligencia peculiar de sus caudillos, cabe decir naturales, el Gobierno supremo de la nación les señaló la del general Lacy que tanto se

<sup>(1)</sup> No debia ser tan exquisita la vigilancia en el castillo, cuando el general Guillot, prisionero allí desde la noche de la sorpresa, halló manera de informar á Macdonald sobre la fuer m de la guarnición, la cantidad de los viveres y de cuanto le strviese para calcular la época en que habría de rendirse aquella fortalesa.

había hecho notar en las expediciones de la Serranía de Ronda y de Chiclana Su índole fogosa y su actividad podrían hacerse útiles en la guerra del Principado, como habían sido las de D. Enrique O'Donnel, de cualidades no desemejantes; y en principios de julio aceptaba la misión de reconstituir aquel ejército y corresponder con eso y su acción, tan entendida como enérgica, á las justas y legítimas aspiraciones de los catalanes. Buena falta hacía esa dirección, porque el riesgo que amenazaba á aquella tierra no podía ser mayor é inminente.

El general Suchet, una vez asegurada la conquista de Tarragona, deshechas las obras ejecutadas para el sitio, trabajo que Montmarie llevó inmediatamente á cabo con los habitantes de la ciudad, y guarnecida ésta contra cualquier ataque dirigido á su recuperación por mar ó tierra, estaba resuelto á acabar su campaña desarmando todo el país circunvecino. Érale, para eso, necesario mantener despejado el camino de Barcelona, tan disputado hasta entonces, y para sus planes ulteriores impedir el embarque de la división valenciana, que sabía andaba buscando ocasión y puerto en que verificarlo. Haciendo, pues, la noche del 29 al 30 de junio adelantar dos de sus divisiones, las de Frére y Harispe, á Villafranca y Villanueva de Sitjes, tomó él mismo igual dirección al Ordal y Barcelona con la brigada Abbé y la de caballería de Boussard, sin que lograra detenerle en su marcha el fuego de los buques ingleses que le fueron siguiendo por la costa.

A las pocas horas de su estancia en Barcelona y puesto de acuerdo con Maurice Mathieu respecto á aquellos proyectos, volvió á Tarragona á fin de prepararlos; y el día 9 de julio deshacía de nuevo el camino, impaciente por llevarlos cumplidamente á ejecución (1)

Al pasar antes por Villanueva, habíase apoderado de algunas embarcaciones surtas en aquel puerto y de varios de los fugitivos de Tarragona que procuraban salvarso en ellas, así como de los enfermos y heridos del attio acogidos en el hospital y en casas de particulares. Pero en esta segunda vez y ya junto 4 Molins de Ray, salió al encuentro de su vanguardia el infatigable Manso que, sin cuidarse de las operaciones de Campoverde, continuaba en su empeño del bloqueo de Barcelona (2). El primor choque fué favorable para los catalanes que causaron á los franceses sobre 50 bajas y les hicieron seis prizioneros; pero llegando el cuerpo de la fuerza francesa, y Suchet con él, fueron arrollados los de Manso con la pérdida de algunos hombres y la de 12 de ellos que quedaron en poder del enemigo. Suchet no quiso dojar el recuerdo de mi

<sup>(1)</sup> Las disposiciones que tomó consistieron en enviar al general Habert con su división à Tortosa y les límites de Valencia para tener à raya à los españoles que per allí intentaran insultar las plaxas recién conquistadas, y restablecer el fuerte de San Carlos de la Kapita, impidiendo así los ataques de los ingleses en las bocas del Ebro al mismo tiempo que se protegeria à los buques tranceses. Musmer con la primera división mantendría las posiciones de Tarragona y Villafranca para poper aquella costa al abrigo de cualquier desembarco con fuertes y baterías que haría construir en la orilla del mar.

<sup>(2)</sup> Tan estrecho era el bioqueo de Barcelona que dice Suchet en sus Memorias «Al acarcarso (él) á Barcelona, llegó hasta las nurallas sin hallar un sólo puesto francès. La experiencia había demostrado la necesidad de no alejarse de la plaza sino con fuertes destacamentos para no perder diartamente y sin fruto los valientes soldados que se estableciesam en pequeños puestos que atacaban nubes de miqueletes sin cesar».

victoria ni de sus consecuencias. La vergüenza de su hazaña debió detener la pluma con que su mano iría á consignarla en sus Memorias. Manso en su parte, es el que no quiso dejarla desatendida (1).

El general francés, no sólo hizo ejecutar á los prisioneros, entre los que se contaba un artillero de veinticinco años de servicio, sino á pacíficos aldeanos, cuya exaltación patriótica presumiría por la opinión que le merecían los catalanes, no por haber hecho uso de arma alguna contra sus tiránicos opresores en aquella ocasión.

Ya en Barcelona, Suchet combinó sus operaciones na el Montsecon el general Maurice-Mathieu, así para impedir el ma el Montseembarque de los valencianos como para la expugnación de Monserrat, con que presumía dominar toda la
parte del Principado que le había sido señalada por el
Emperador al repartirlo entre el ejército de Cataluña y
el de Aragón. El primero de aque los proyectos quedó
burlado por el marqués de Campoverde, que consiguió
el embarque de la división valenciana horas antes de

No sin motivo se empeñó Suchet en dar al olvido tan estupenda hazaña.

Manso la vengó haciendo ahorcar junto á Barcelona á los seis franceses que tenía prisioneros prendiendo en sus espaidas un letrero con estas palabras: Este es el pago que da la Francia á sus soldados

........Google

AF VAF NO CF

l Decía después de relatar la acción «En tal apuro, qui sieron aquellos infelices arrodillarse à los pies del general, haciéndole presente que eran soldados, y pidiendo que se les tuviese la consideración debida. Enfurecido aquel Nerón, mandó quitarles de su vista y que se efectuase lo mandado. A la verdad se extremecen los humanos corazones al contemplar conducta tan périda. Unos 30 indefensos colonos y mujeres de los pueblos de San Vicente, Molfi e de Rey y Paliejá, que con la mayor pacificación estabau cultivando sus campos y otros trillando, tuvieron Igual suerte. Violaron al propio tiem po á cuantas doncelas pudieron coger saciando de esta ma nera su brutal apetito».

que Maurice-Mathieu, detenido en Mataró por las gentes de Eroles, llegara à Arenys de mar, dende se había verificado en la escuadrilla anglo española allí reunida. (1).

Para realizar desembarazadamente el segundo, creyo deber antes obligar à Campoverde à alejares, si no derrotado, nomo era su proposito también, en tal desorden que no pudiera contribuir à la defensa de la posición que la fama y el espíritu religioso, para él fanático, de los catalanes, le hacían imaginar formidable.

Hasta Vich extendió Suchet sus operaciones, pero al saber que Lacy, que acababa de tomar allí el mando, se había encumbrado á la alta montaña con la junta superior del Principado, que abandonó Montserrat y Solsona, sus residencias anteriores, retrocedió á Barcelona á disponer el ataque del tan venerado santuario de la Vírgen patrona de Cataluña.

La monta-Ba y sue de fensas.

Posición es la de Montserrat, que reune condiciones excepcionales para la defensa de Cataluña, en la parte occidental, sobre todo, de aquel principado. Punto

No se embarcó toda la división. Despedido por Lacy, según sigunos, al tomar el mando ó por propia veluntad, según otros, un cuerpo numeroso de oficiales y soldados salió de Cataluña con ánimo de trasladarse á Valencia por tierra, lográndole tras largo tiempo en una jornada que dejó muy atrás la del conde de Alacha, después de la batalla de Tudela, con tanta justicia celabrada.

Schépeler nos ha transmitido el relato de un aventurada expedición, y mucho será que no lo baya tomado de él Toreno, quien la describe así «Igualmente, no sirviéndole (à Lacy, sino de inútil y pesada carga un gran número de uficiales y cabellos, despidió à muchos de aquellos (112) y à 500 de éstos con otros soldados desmontados , hasta 933), permitiéndoles ir à plantar handera de ventura, ó à unirse à otros ejércitos en que pudieran ser empleados con utilidad y mantenerse más fácilmente. De contar en por cierto el rumbo que tomarou. Partieron todos el 25 de julio à las órdenes del brigadier don

extremo y eminente (1.237 metros sobre el nivel del mar) del ramal pirenáico que divide aguas entre el Segre y el Ebro por el rumbo O. antes indicado, y las del Llobregat, que no lejos desembocan en el Mediterráneo, tiene una importancia militar innegable, aun disfrazada con la falta absoluta de población y fortificaciones. Si la línea del Llobregat está apoyada en sus dos extremidades ó alas en las plazas de Cardona y Barcelona, ninguna de éstas ofrece el obstáculo que Monserrat, en el centro, cerrando ó flanqueando las comunicaciones que del cuerpo general de la Península conducen á la capital del Principado, objetivo que no puede menos de ser de toda campaña en aquel vasto é importantísimo territorio La campaña de Vendome en 1711 es un ejemplo muy elocuente y propio para justificar ese concepto estratégico. El príncipe francés, que mandaba entonces las armas de Felipe V.

Gervasio Gasca, faldearon los Pirineos, vadearon ríos, y aunque perseguidos por las guarniciones francesas, llegaron felizmente á Luesia (cerca de Sos) el 5 de agosto. Allí les causó Klopitzky alguna dispersión, pero juntándose de nuevo en Aybar, en Navarra, dióles Mina guías y cruzaron el Ebro (por Alfaro) el 12 de Agosto Gasca, prosiguiendo su marcha, se in corporó al ejército de Valencia, sin que le fuese posible al enemigo el estorbario. Los más de los soldados y oficiales acompañaron á aquel jefe hasta su destino, excepto unos cuantos que perscieron en el viaje y las peless, y otros que tomaron sabor á la vida de los partidarios, de hambre y de fatiga murieron bastantes caballos. Rodeo, fué éste y marcha de 186 leguas, prodigiosa, imposible de realizarse en otra clase de guerra...

Blanch se revuelve contra Toreno en lo de que fuese para Lacy carga mútil y pesada tan gran número de oficiales y sol dados como el que acompañó á Gasca en su expedición, y nosotros somos de su mismo parecer Pues ¿qué hiso Lacy entonces mismo sino reclutar gente para la reorganización de aquel ejército?

Para más detalles de aquella admirable jornada véase el Apéndice número 14.

tuvo que levantar el sitio de Cardona y su campo de Prats del Rey por no conseguir el paso al Llobregat y Barcelona, obstruído por la formidable posición de Monserrat que cubria el ejército de Staremberg.

La montaña, cuya extraña configuración es de todos conocida y admirada, se eleva sobre el Llobregat, entre Igualada, Manresa y Barcelona, cubierta-de rocas piramidales y cónicas, tan robustas, sin embargo, que algunas tienen adosadas á sus flancos varias ermitas que no falta quien haya comparado á nidos de golondrinas. Enhiestas sobre el contorno de la montaña, dánla el aspecto de una línea dentada, y con él la denominación porque es conocida y que ha servido para la del santuario y la imagen sacratisima que tieneu allí asiento y veneración desde tiempos remotisimos, los do Wifredo el Belioso, que lo fundó al tener conocimiento del hallazgo por unos pastores de la desde entonces milagrosa Virgen de Montserrat. Para ilegar al monasterio existían en 1811 dos caminos serpenteando por las entrecortadas y ásperas faldas del monte, caminos los dos que empezaban antes del lugar de Collbató, en la carretera de Barcelona, largo el uno. de seis horas, para dejar paso á los carruajes, y de herradura el otro, breve si, de dos horas, pero entre despeñaderos tan peligroses como abruptos. Al primero de esos caminos afluían los de Igualada, Manresa y Monistrol para desde al Bruch y Casa Massana remontarse al monasterio per Santa Cecilia, capilla y caserios situados á media ladera en la falda septentrional de aquel inmenso promontorio de más de 40 kilómetros de circuito en su pie. Los habitantes del monasterio y de las ermitas, los monjes, lo habían abandonado desde el principio de la guerra, en que se destinó á reducto de la sublevación en el centro de Cataluña, llevándose á Mallorca lo más precioso de las alhajas y ornamentos que en él había depositado la piedad cristiana y la gratitud hacia la milagrosa imagen, que fué también escondida en lugar seguro.

Sólo habían quedado unos pocos de aquellos sacerdotes para el culto del templo y el servicio de su hospedería. En cambio se había allí establecido una como guarnición que en los últimos días á que nos vamos reflriendo daba la guardía al monasterio y servía de escolta á la junta superior del Principado que, como hemos indicado, había tenido allí su residencia en la época inmediata á la pérdida de Tarragona. Cuando Suchet emprendió la conquista do Montserrat, esa guarnición consistía en la mayor parte de las fuerzas que mandaba el barón de Eroles, unos 3.000 hombres, voluntarios, miqueletes y somatenes de los pueblos más próximos, los mas interesados, por lo mismo, en la conservación del santuario, tan precioso para ellos Hecha fortaleza la posición, se había inutilizado el camino de Monistrol· se habia establecido una batería en el de herradura que arrancaba de Collbató, y en el de Casa-Massana se plantaron otras dos en los recodos y varias cortaduras, precediendo á un gran atrincheramiento que cerraba la entrada del monasterio, convertido en reducto de seguridad para el último período de la defensa. El resto de la montaña fué considerado como inaccesible, particularmente en sus ca(das al Llobregat, imposibles de escalar. No se había ocultado á la penetración de los catalanes que, perdida Tarragona, corría Montserrat peligro inminente de

ser al poco tiempo atacada, ni que los tiltimos movimientos de Suchet 4 Barcelona y Vich tuvissen otro objeto que el de amiar aquella fortaleza natural de todo socorro exterior; pero tampoco temian les fuese arrebatada con la facilidad con que acabó por caer en poder de los enemigos. El doble milagro del Bruch en 1808 creerian iba á repetires en 1811: así lo consideraban, y su valeroso caudillo, el barón de Eroles, se antisfacía con abastecer el monasterio con viveres para ocho días. La exasperación de los catalanes, que al miamo Suchet calificaba de excesiva confianza en la justicia de su causa y en el propio valor, hasta el desprecio, antiguo en ellos, á las tropas regulares, cuyas formaciones y maniobras creían fáciles de burlar en país montuoso como el suyo, les inspiraban una esperanza que, hay que decirlo en su elogio, no les abandonó nunca en tan dilatada contienda (1).

El staque.

Suchet, resuelto y acordado con Maurice-Mathieu el ataque a Montserrat, estableció las divisiones francesas con su habilidad de siempre en los puntos más convenientes para verificarlo con éxito completo. La brigada Montmarie fué destinada á desde Collbató emprender el ataque por el angosto y tortueso camino que dijimos llevaba al monasterio, ganando la batería que

<sup>(1)</sup> Dice D. Victor Balaguer, en su Historia de Cutaluña, y nadis mejor juez en este asunto: «Con la pérdida de esta plaza (Tarragona) hubo de decaer naturalmente el ánimo de las tropas nacionales que hacian la campaña en Cataluña; mas no sucedió lo mismo con el de los guerrilleros, como oportunamente observa un historiador ilustra, pues viendo éstos que las operaciones de los ejércitos comunmente estian desgraciadas, y las de las partidas con buen éxito, se afirmaron en la idea de que éstas y no aquélias debían ser la destrucción de los franceses y el afiansamiento de la causa nacional.»

Frére y Harispe, establecidas en los caminos de Igualada y Manresa respectivamente, observarian el campo y las avenidas por donde pudieran acercarse los españoles si se propusiesen estorbar el ataque, y estarían además dispuestas á apoyar el de Montserrat por sus camaradas. La brigada Abbé, encargada de acometerlo y teniendo en reserva cerca del Bruch las tropas de Maurice Mathieu, que á la vez apoyarían á Montmarie, se situó el día 24 en Casa-Massana, después de despejar la posición de las avanzadas de Eroles que se replegaron á sus atrincheramientos de la montaña.

Todo así dispuesto, al amanecer del 25 rompió Abbé la marcha con dos regimientos de infantería y tres piezas de campaña que tomaron el camino del monasterio, soguidos de fuerzas de las de Maurice Mathieu en que iba también el mariscal Suchet. Al principio no se ofrecieron á aquella columna obstáculos difíciles de salvar, el fuego de los catalanes dispersos por la montaña era poco nutrido en el flanco izquierdo, único en que podía ser hostilizada, llevando protegido el derecho por el alto escarpe á cuyo amparo subía y al de una nube de tiradores que lo iban cubriendo por entre las peñas. Pero al ponerse á la vista y alcance de la primera de las baterías que hemos dicho interceptaban aquel camino, los franceses fueron recibidos por los nuestros con descargas de artillería y fusilería acompañadas de una lluvia de piedras que les arrojaban de las laderas del monte y que les obligaron á detenerse. La posición de los asaltantes comenzaba á hacerse difícil· envuelta su vanguardia por el fuego de los catalanes, no podía avanzar ni menos apoderarse

Томо х

30

de aquella batería, tan hábil y gallardamente defendida. Suchet, que se adelantó hasta Santa Cecilia, donde hace el camino el recodo enfilado deede la batería, comprendiendo la dificultad de avanzar, destacó sobre los flancos más y más tiradores que se encaramasen á las rocas más altas para desde ellas coger de revés á los defensores de aquel primer obstáculo que se presentaba por el pronto inabordable. Eroles había descuidado detalle tan importante como el de evitar la maniobra dictada por Suchet, y los tiradores franceses lograron escalar los peñascos, aunque con trabajo y peligro infinitos que hubieran sido infructuosos de haber aido prevista. «A través de mil obstáculos, dice Suchet en sus Memorias, y con fatiga increible, llegaron (sus tiradores) á ganar puntos favorables, de donde, abrigándose contra el enemigo, principiaron á incomodar á los españoles hasta en su batería »

Con eso, creyeron los franceses poder repotir el ataque y Abbé lanzó á la carrera dos compañías de granaderos que llegaron al pie del atrinchemmiento, pero que, aun así, no lograron ganarlo hasta que muertos casa todos los artilleros de la bataría y envueltos los demás defensores por el fuego, por momentos creciente, de los enemigos, fué preciso abandonarla y acogerse á la segunda (1). Reforzados inmediatamente después los granaderos por un batallón de cazadores, corrieron todos á la nueva obra y la asaltaron cuando el capitán de artillería que la mandaba y todos sus

<sup>(1)</sup> Dice Vacani:..... «Los artilleros se dejaron matar junto á sus piesas, prefiriendo la muerte al deshonor de una fuga intempestiva ó al desastre de ir prisionaros y envilecidos en manos del enemigo».

subordinados habían perecido y dejádola decierta.

¡Hermosa defensa pero sin fortuna por falta, repetimos, de tino en la distribución de las fuerzas que debían proporcionarla el éxito merecido al valor de los que la seliaron con su sangre!

La lucha se trasladó entonces al atrincheramiento central, al monasterio mismo, último reducto á cuyo ataque iban á concurrir todas las tropas del ejército francés allí reunidas. Porque en tanto que la brigada Abbé superaba cuantos obstáculos se la habían opuesto en su camino, la del general Montmarie, que había tomado el de Collbató, subía hacia el monasterio lentamente, pero sin pérdidas sensibles al apoderarse de la batería que lo barreaba, y animando con el estruendo de su fuego á los asaltantes del otro lado. Acercáronse, pues, á la gran fábrica del santuario la mayor parte de los franceses con la artillería que consideraron necesaria para batir las defensas del edificio. Este, grande y sólido, capaz de ofrecer por sí sólo una obstinada resistencia, de defenderlo con inteligencia fuerzas suficientes, había sido reforzado con un atrincheramiento que cubría la entrada principal y cerraba también las avenidas más practicables que á ella conducían La fatalidad, sin embargo, pero no la llamada por la superstición á ejercer sus estragos por la fuerza de los hados, sino la que atraen la imprevisión y el error, hizo del monasterio de Montserrat la tumba de muchos de sus defensores y la ruina de las esperanzas de todos ellos y del Principado entero.

Los tiradores franceses, destacados con anterioridad al combate y los que, al ser rechazado Abbé en el primero, habían emprendido la ascensión á los riscos y





picachos de la montaña y, salvándolos por las torrenteras y las quebrades que entre ellos se habrían, iban paulatinamente y con mil trabajos ganando las cimas y ocupando las ermitas, hallaron, al bajar después de ellas, abierta una puerta que para colmo de descuidos y falta de vigilancia se habían los defensores olvidado de cerrar. Los tiradores se habían por ella introducido en el santuario; y cuando el grueso de sus camaradas aparecía en son de batirlo con su artillería para asaltarlo en seguida, era, según acabamos de indicar, teatro de una lucha interior sumamente encarnizada.

No hubieran salido, aun así, gananciosos los tiradores franceses, que no pasaban de unos 200 á 300,
pues que los catalanes más ágiles, en general, y robustos, los hubieran indudablemente escarmentado; tal
furia desplegaban en defensa de lugar para ellos tan
venerado. Pero reconcentrada la atención de todos en
aquella extraña contienda y acudiendo á ella los catalanes de cuantos puntos debían defender en el atrincheramiento el recinto y las ventanas de donde esporaban hostilizar á los de fuera, Abbé pudo ir en auxilio de los de dentro y forzar con las reservas que le
seguían los puestos y obras exteriores (1).

Fuga de los catalanes, Habíase perdido la jornada. Por grande que fuese .

<sup>(1) «</sup>Los somatenes, dice Blanch, se batían desesperadamente. El fuego, la sangre, les gritos de coraje ó de delor cercaban aquella maneión de paz y de recegimiento con inneitada é irreverente mercolanza. Ganada, por fin, una puerta trasera del edificio, consignieron meterse dentro los tiradores, que habían llevado á los demás la delantera. Aquí tomé el combate otro aspecto. Más robustos los catalanes y sin las fornituras en que lba embarazado el francés, lucharon largo espacio al arma blanca, con marcada superioridad, y aun hubieran logrado ahuyentar á los acometedores, á no acudir con prontitud á reforsarles el general Abbé con buen número de los suyos»

el valor que demostraban los catalanes fuera y dentro del monasterio, la diferencia enorme del número en los combatientes, la habilidad de sus jefes por parte de los franceses y las torpezas cometidas por los de los catalanes, tenían que dar el resultado funesto que, si éstos no lo esperaban, efecto debía ser de la excesiva confianza que les inspiraba su indomable denuedo y de la esperanza de un auxilio sobrenatural de que sólo es arbitro el cielo en sus inexcrutables designios.

Los defensores de Montserrat, al abandonar el monasterio, huyeron por las barrancadas de la montaña y por salidas que conocían, no pudiendo ser perseguidos de los franceses que, como es de suponer, las ignoraban. Ni dejaron de ser numerosas y sensibles las bajas sufridas, contándose en ellas varias de los monjes que habían quedado, cual dijimos, en el santuario, y de los santos eremitas, de los que sólo dos se salvaron por la casual llegada, dice un escritor catalán, de Suchet al punto en que iban á ser sacrificados por la vencedora soldadesca. Las de los franceses no debieron pasar de 200 á 300 entre muertos y heridos.

Suchet tenía que mantener la posición de Montserrat que, como central, consideraba él impediría las miento de los maniobras de los catalanes en toda la zona baja del Monteerrat. Principado en que se hallaban las plazas y puntos fuertes de mayor interés para la ocupación francesa, Abbé, que al principio quedó encargado de la guarda de Montserrat con un regimiento, cedió el puesto á Palombini con su brigada y algunas piezas, á las órdenes, ademas, de Frere que se situó en Igualada con el resto de la división de su mando para, así, tener libre también la comunicación con Lérida. Y creyen-





do no ser necesaria ya su presencia en Cataluña, se volvió à Zaragoza, de donde tanto tiempo hacía faltaba no sin que dejara de hacerse sentir su separación en las localidades más distantes de Aragón invadidas por Villacampa, el Empecinado, Durán y tantos otros guerrilleros que campeaban por una y otra orilla del Ebro Había llevado á cabo su misión en Cataluña con gloria y ventaja, pues que se veía elevado á la mas encumbrada jerarquía de la milicia francesa, y quería dedicarse á justificarla además con la conquista de Valencia que lo tenía antes recomendada el Emperador y que el anhelaba, aunque no fuera mas que para vengar su anterior fracaso.

¿Quién le había de decir que pocos días más tarde iba Napoleón á dirigirle una agria filípica por haber abandonado prematuramente el Principado? El que en septiembre del año anterior y en marzo del de 1811 le senalaba á Valencia como objetivo inmediato de sus operaciones á la toma de Tarragona, le hacía decir el 22 de agosto por medio del principe de Neuchatel: «Hacedle saber las inquietudes que produce el temor de que se vean nuestras fronteras atacadas; que debe poner guarnición en Vich para impedir que el enemigo emprenda nada contra el bloqueo de Figueras, que por la resolución que ha tomado de evacuar la alta Cataluña, si el enamigo llegara á desembarcar en cualquier punto, quedaría expuesto el bloqueo de Figueras y que hay partidas de insurgentes catalanes que inquietan nuestras fronteras. ¿Qué hace, pues, de su ejército? Ropetidle la orden de tener una de sus mejores divisiones entre Barcelona y Vich, no de italianos ó napolitanos, sino una división francesa y de

las más fuertes, y ponerla en comunicación con el duque de Tarento para marchar en socorro de Cataluña. Decidle que he visto con disgusto su regreso á Zaragoza; que hubiera hecho mejor quedándose en las inmediaciones de Montserrat al alcance de Barcelona y de Cataluña, aprovechando ese momento de terror para tomar Cardona y Urgel y terminar la guerra en esa provincia en vez de que su marcha retrógrada ha reanimado al enemigo en todas partes>

Reiteradie la orden de marchar al socorro de Cataluña y de tomar Cardona y Urgel. Cuanto dice de la fuerza del enemigo por el lado de Valencia es ridículo. se duerme demasiado pronto sobre sus laureles».

Bien se descubre en este despacho lo descrientado que andaba Napoleón en cuanto se refería á la guerra de España. Olvidábase de sus disposiciones anteriores en que tanta importancia daba a la jornada sobre Valencia; mostrábase alarmado en demasía por la incursión del general Lacy en la Cerdaña francesa, y más todavía porque pudiera interrumpirse el bloqueo del castillo de Figueras, tan apretado hacía cuatro meses por el duque de Tarento.

Lacy, con efecto, al tomar en Vich el mando del ejército de Cataluña, procuró aumentarlo en lo posi- catalanes ble, con gentes del país, por supuesto, que hubieran eludido hasta entonces el servicio de las armas. Puesto de acuerdo con la junta superior del Principado que se había ido á Berga, dictó las disposiciones más severas para que se presentaran todos los catalanes que contasen de 18 á 40 años, sin excepción alguna, debiendo los demás observar los movimientos del enemigo y dar aviso de ellos á los pueblos para tocar á

Lacy y los



somatén, y á los jefes militares, para salir al encuentro de los invasores. Añadió á esas órdenes una entusiasta proclama, dirigida á enfervorizar los ánimos con el ejemplo de Pelayo y su hazaña de Covadonga, primer paso dado para la reconquista cristiana. Y no se necesitaba tanto para exaltar en los catalanes el antiguo coraje, nunca en verdad amortiguado ni por el tiempo ni por los reveses. A los pocos días se habían cubierto las bajas sufridas por los cuerpos francos y los miqueletes en las recientes desgracias, y no se vió un sólo puesto de los ocupados por los franceses que no estuviera asediado por los somatenes de los pueblos más próximos. Montserrat, Monistrol, Igualada, Cervera, Tárrega, Balaguer y muchos otros, tenían siempre á la vista las fuerzas más ó menos numerosas de los jefes de la sublevación catalana que no les permitian la menor salida ni aun el descanso siquiera necesario. Montserrat particularmente em objeto constante de nuestros guerrilleros Carreras, Ochando, Manso, Mas y Miralles desde el campamento de Brunet de Guardiola y puntos próximos a Monistrol, no cesaban de acometer el acceso á la montaña por entre las rocas y los mismos caminos seguidos por los franceses al conquistarla, disputándose el puesto de Santa Cecilia todos los días. Entretanto, Clarós por la parte de Torá, Fábrega por la de Tarrades y Llers, y Montardit por la de Balaguer, Cervera é Igualada, no dejaban en paz á las guarniciones de aquellos puntos ni á los convoyes con que se surtian de viveres. Pero lo que más dolió á los franceses y causó la mayor indignación á su Emperador, fué el ataque verificado por el general Lacy à las posiciones de la frontera en la

Cerdaña. Nuestro bravo compatnota penetró el 6 de agosto en Francia por el lado de Puigcerdá con unos 1.000 infantes y 100 caballos, únicos restos, decía en su parte, del primer ejército; arrolló á más de 1.200 franceses que trataron de oponérsele; impuso contribuciones cuantiosas en todo aquel territorio, y tal alarma produjo en la fortaleza de Montiouis, que no parecía sino que se trataba de una invasión formal del imperio napoleónico (1). De modo que Suchet, que con rigores inauditos y consintiendo los atropellos más salvajes á sus subordinados, robos, asesinatos, violaciones, sacrilegios, cuantas barbandades ocurrían á la soldadesca más furiosa, creía domar á los catalanes, pudo convencerse de que era esa empresa muy superior á sus talentos, crueldad y fuerzas (2).

Él, sin embargo, se fué á Zaragoza suponiendo, como acabamos de indicar, sujeta la parte de Cataluña,

Y dice schépeler: «El nuevo mar scal se había engafiado con eu crueldad. En terreno humeante de sangre no se daban sino frutos sangrientos. La humanidad hubiera podído preparar al reposo el valor abatido, la barbarie lo excitó á estallar con furia»

<sup>(1) «</sup>He entrado, escribia el 9, en el territorio francés, donde he cobrado ya las contribuciones que he impuesto, después de haber desalojado al general Garean de una fuerte posición que defendia con 1 300 infantes, dos cañones y alguna caballería, en esta acción conocí que la poca tropa se acordaba aún de que habíar sido del ejército de Cataluña»

<sup>(2)</sup> El pueblo de Iborra fué saqueado el 18 de agosto y fue ron asceinados dos de sus habitantes el sacerdote Er. Bosch, de 66 años de edad, fué lanzado desde el techo de la iglesia con las vestidiras con que decía misa y arrastrado por las calles para colgar después de un árbol su cadáver; á un loco se le martirizo con aceite hirviendo, se mutiló á una anciana y se asesinó á un viejo después de arrancarle los ojos En Tárrega pocos d as después, los franceses ajusticiaron 16 personas sin otra causa que la de su patriotismo

cuya ocupación le había encomendado el Emperador que, según hemos dicho también, no lo creía así. Lo mismo que Suchet, opinaba por su parte el duque de Tarento al recuperar el castillo de San Fernando, y tampoco debió Napoleón dar fe á sua despachos cuando al poco tiempo le separaba del mando del ejército de Cataluña.

El castillo de Figueras

Habíase, con afecto, rendido la guarnición de aquella fortaleza, pero después de un sitio de cuatro meses y de algunas salidas en que no había podido romper la robustisma línea de contravalación y las numerosas fuerzas enemigas que la guardaban.

Recordarán nuestros lectores cómo, á consecuencia de la, por torpemente dirigida, desgraciada y fatal acción de Figueras el 3 de mayo, había quedado el inmediato castillo sujeto al más rigoroso bloqueo, habiéndose alejado de él Campoverde, Eroles y Rovira sin esperanzas de poderlo defender ni auxiliar en algún tiempo. Su gobernador, tomando las severas providencias que en este mismo capítulo hemos indicado, comprendió, sin embargo, toda la gravedad de su situación y que no tardaría mucho en hallarse sin viveres para prolongarla según sus deseos y la voluntad enérgica de todos sus subordinados. El único modo de conseguir algún resultado para satisfacer tan patriótica aspiración, era el de verificar nuevas salidas, tanto para enardecer el espíritu de los catalanes y que intentasen de nuevo el levantamiento del sitio, como para en ocasión propicia salvarse atravesando las líneas enemigas. Estaba Macdonald bien prevenido para rechazarlas y no descuidaba ngores y sobornos con que saber hasta las intenciones de los

sitiados. (1) Por eso diría lo de que ni un gato podría atravesar su linea, pues que estaba avisado de los proyectos que pudieran abrigar los defensores de la fortaleza. La línea de contravalación era tan fuerte que los intentos de Martínez para romperla serian del todo ineficaces. Estaba formada con varios reductos cerrados que se comunicaban entre sí por medio de atrincheramientos cubiertos hacia la plaza por una doble fila de talas de árboles. Su extensión era de ocho kilómetros y se hallaba, á pesar de eso, tan vigilada que los ge nerales franceses pasaban las noches en los atrincheramientos esperando el ataque anunciado por el en jefe, tan cuidadoso de que se ejerciera esa vigilancia como de evitar cualquier socorro de hombres, material ó víveres que se intentase meter en la fortaleza. La primera de las salidas de los sitiados debió verificarse el 24 de mayo. La cita el historiador Sr. Blanch manifestando haber los catalanes destruído una buena parte de los reductos enemigos. No quieren, sin duda, recordarlas los franceses; pero existen dos medallas que las conmemoran; ámbas con la misma fecha é

<sup>(1)</sup> La Gazeta de la Regencia correspondiente al 10 de octubre, da noticia de que clos periódicos franceses habían contado ya, que el 8 de agosto desertó un ayudante de campo del mariscal de campo D. Juan Antonio Martínez, gobernador de la fortaleza, y dió noticia al enemigo de que la guarnición se hallaba en un estado lastimoso, reducida á algunas onzas de pan y con pora agua, estando resuelta á abrirse paso con la bayoneta. La Gazeta de Madrid del 19 de septiembre, lo dice también. Las confidencias que recibía Macdonald del castillo y que él dice en sus Recuerdos las tenía por españoles seducidos por Guiliot, ¿no procederían de los prisioneros franceses no eacados de la fortaleza por incuria de Campoverde ó Eroles y que lograran escaparse de élla.

igual lema aunque con distintos atributes. La una tiene entre palmas un sable y un laurel, y la otra dos cañones también cruzados. (1)

Se conoce que aquella salida, no dificilmente rechazada, inclinó á los sitiados á la resolución de esperar socorros del exterior, fuese de parte de Campoverde, 4 quien se consideraba en Cataluna á la cabeza de fuerzas suficientes para hacer levantar el sitio de Tarragona y batir después à Macdonald, fuese de la de Eroles y demás caudillos de la sublevación catalana, porque no vuelven a salir sino rara vez del recinto de sus murallas los defensores del custillo de San Fernando. hasta el 16 de agosto. Y eso cuando habían consumido todos sus víveres, los caballos, allí existentes, y hastalos insectos más inmundos, segun carta de Martines á la junta del Principado. Pero firme el general Martínez en su propósito de abrirse paso por entre los enemigos, á ejemplo de Estrada, al abandonar éste el castillo de Hostalrich, pensé que ninguna ocasión mojor que la que le ofrecería la fiesta del Emperador. en que los franceses, por celebrarla, aflojarian en la vigilancia de sus puestos en derredor de la fortaleza. No contaba con que, á pesar de las fiestas que podía

<sup>(1)</sup> D. Enrique C. Girbal, director de la Revista da Gerona, recientemente fallecido, envió en agosto de 1892 al autor de esta obra la fotografía de estas medalias recibidas de un amigo anyo de Valencia. El erudito historiador gerundense escribía al remitiria « Yo desearia conocer las disposiciones an enya virtud se crearon. los diferentes distintivos, condecoraciones y cruces, y sólo conoceo las referentes á Gerona y aun no todas quizás, pues el primero de los escudos da la fotografía me era desconocido (uno de la acción de Pedret), y es más, de los se gundos ni siquiara puedo verificar el hecho á que as contras la fecha del 26 de mayo en Figueras, detalle que en vano be buscado en los historiadores generales y locales del país»

observar en el campo enemigo, se le esperaba de un momento á otro sabiendo sus últimas resoluciones y proyectos.

«La salida general, dice el parte de Tarento al ministro de la Guerra de José, fué hacia el frente de la llanura; pero habiéndola señalado el fuego de nuestras avanzadas, fué recibida con una descarga de fusilería, acompañada de los gritos de viva el Emperador, y con un fuego tan terrible de metralla y de granadas, que se vió obligada á retirarse precipitadamente y en desorden hasta dentro de la plaza. Luego que ha amanecido se ha descubierto el campo sembrado de sus cadáveres, de sus heridos y de sus despojos.»

Ni podía suceder otra cosa: después de más de cuatro meses de trabajos incesantes para cerrar, puede decirse que herméticamente, la fortaleza y de reforzar de dia en día y sin interrupción la linea que la rodeaba, cra imposible que la guarnición, sin esperanzas de socorro, mermada por las fiebres que allí reinan y enflaquecida por el hambre, saliera victoriosa en empresa tan difícil como la de burlar la vigilancia y la fuerza de enemigos advertidos ya y tan bien preparados (1).

Sin embargo, la salida se verificó la noche del 16 al 17 con cerca de 4 000 hombres por el frente que mira á la carretera de Francia entre Santa Tecla y San Narciso, por donde sería mas practicable el descenso y más facil la retirada, de hacerse imposible la evasión. Era

<sup>1)</sup> Dice Macdonald en sus Recuerdos, «Sabía que la guarnición trataba de al rirse paso à través de mis líneas, y todo se ballaba dispu sto de consigniente era, pues, tanto más necesario el redoblar a vigi ancia cuanto que sufríamos mucho por las enfermedades » «Pense, afiade, que los españoles escogerían para en salida el 15 de agosto, días del En persuo» »

muy obscura la noche y absoluto el silencio que guardaba la tropa; y así arrolló ésta y destruyó les avansadas enemigas que se hallaban entre la fortaleza y la linea. del bloqueo. Aún creyó Martínez sorprender á los francesos y se precipitó sobre las primeras talas de árboles que logró escalar al principio. Se había, un embargo, equivocado; que al intentar él, el primero, superarlas, se encontró con que estaban defendidas por un gran número de tropas imperiales que recibieron á las suyas con fuego vivísimo de fusilería y artillería, iluminando el campo con artificios, si bien de luz débil por haberse estropoado bastante con la humedad de los campamentos. Con eso y con acudir por la espalda de los nuestros una fuerza también muy numerosa de franceses, decidió el general Martínez acogerse de nuevo al castillo, haciéndolo sin dejar de combatir y con la pérdida de unos 400 hombres.

Su rendi clón Al día siguiente el general Baraguey D Hillers intimaba la rendición que Martínez no quiso aceptar
hasta el 19 en que, consumidas las raciones que la tropa
había sacado al tiempo de la salida, hubo de ceder 4 la
fuerza del hambre, no 4 la del fuego enemigo, pero con
la condición de que se respetaría la vida de todos sue
subordinados Concedióle Macdonald los honores de la
guerra, la guarnición del castillo depuso las armas y
quedó prisionera para ser enviada á Francia, conservando los oficiales sus espadas, pour honorer son conrage, dice Macdonald en su libro. (1).

<sup>(1)</sup> Se observa una contradicción entre ese libro de los Recuerdos del célebre mariscal y el parte oficial envisdo al rey-José, En aquel dice el meriscal que los capañoles isaron el 17 bandera blanca y envisron un parlamentario para tratar de la

Al general Martínez que, al saber la pérdida de Tarragona, había enviado al campo enemigo los 850 prisioneros que tenía en la fortaleza desde el día de su reconquista, suceso que no conmemora Macdonald, y había puesto á sus soldados á media ración; que, al resolver la salida última, había inutilizado cuanto material pudo, hasta los hornos para cocer el pan, experimentado tantas bajas y perdido toda esperanza de auxilio desde que supo que en Llera había sido recha zado Rovira al pretender aquel mismo día cooperar á la salida de sus compatriotas, no aceptó el 17 la intimación de Baraguey D'Hilliers, pero tuvo que respetarla el 19, acabadas, como se ha dicho las raciones de aquellos dos días, hay que elevarle á la altura de tantos de nuestros ilustres gobernadores de plazas en aquella gloriosa guerra (1).

Las pérdidas de la guarnición habían sido de 1 500 hombres entre muertos y heridos del fuego enemigo, y enfermos de las calenturas que allí se sufren, á más de los 3 500 que rindieron las armas al capitular. Los imperiales, dícese que tuvieron sobre 4.000 bajas, tan-

rendición, y en el parte se consigna que el coronel general Ba raguey, le pidió autorización para aprovecharse de la turbación y del terror que había inspirado en los españoles el recibimiento que habían tenido a fin de intimarles que se rindieran ó discreción, so pena de ser pasados por las armas. Aun contando poco con el buen éxito de la intimación, la autorizó Macdonald.

<sup>(1)</sup> Vacani dice «El general Martínez al presentares ante el general Baraguey y D'Hilliera, no ocultó los sentimientos de un alma llena de emulación y de orgullo nacional, general, le dijo, no por poquedad de ánimo, no por vileza rendimos los españoles este fuerte, sino por falta absoluta de viveres. Cumpli con mi deber y éstos con el suyo. La patria no verá en nosotros eino hijos leales que han hecho cuanto podian por alejar de ella esta nuestra inevitable desgracia. No os pido otra cosa que la autorización para dar parte á mi Gobierno de cuanto nos ha sucedido y transportes para estos destrozados restos de una guar-

to del fuego de la plaza, que había disparado 60.000 cañonaxos y 2 000.000 de tiros de fusil, como de las enfermedades también que naturalmente hubieron de hacer mayores estragos en los que campaban que en los guarecidos en la fortaleza y sus cuarteles. De esos no todos eran francesés, había bastantes italianos de la brigada Pajus que desempeñaba su servicio alternativamente en Rossa y Figueras.

Macdonald castigó rudamente á los esusantes de la sorpresa del castillo ahorcando á Marqués, cuñado de los Pou, que habían salido con Eroles después de la acción de Figueras, y condenando á su mujer y cuñada, hermanas de los mismos, á presenciar la ejecución de aquel desgraciado y á encierro, después, en uno de los castillos de Normandía (1). El célebre Mariscal, no pudiendo seguir ejerciendo el mando por un ataque de gota adquirida en las trincheras, pidió al Emperador su relevo, volviéndose en seguida á Paris, para, dejada allí una muleta y la otra en Berlín, tomar un año después, en 1812, parte en la campaña de Rusia.

Toma Lacy tas islas Me das.

En Cataluna no hizo efecto la nueva pérdida del castillo de Figueras. «Podíase exterminar tal gente,

nición que sabe na haber desmerecido del concepto de su principa, ni de la estimación del extranjero. Todos le admiraron El mismo Mariscal no pudo menos de reconocer en él sino sentimientos generosos nacidos de un intenso amor de patria y que justifican los excesos de valor y obligan al enemigo à respetarlos, s

De ahí la carta à que hemos aindido y que hubo en Espafia quien la negara por decir en ella que había sido atendido por los franceses con la generosidad que les caracteriza.

<sup>(1)</sup> Vacani se equivoca al decir que los Pou fueron ajusticiados. Ya hemos ducho que salieron de la plaza con el barón de Eroles de les concedió el empleo de capitán que no quieteron ejercer hacia halisme aptos instruyéndose en el colegio militar de Palma. El mayor, D. Ginés, llegó á ser brigadier, y lo era cuando le conocimos; el segundo á corone, ambos meritisimos en el arma de Caballeria.

dice el conde de Toreno, no conquistarla». La junta del Principado y Lacy redoblaron su celo y su actividad para desvirtuar el efecto que pudieran hacer los desastres de Tarragona y Figueras, pero no necesitaban los catalanes de estímulos para sobreponerse a él. Pocos días después se hallaban bloqueadas, como en derredor de Montserrat, cuantas localidades guarnecían los franceses, y Lacy, a poco de aumentar las fortificaciones de Cardona, de establecerlas en Solsona, y en la montaña de Busa, donde formó un campo para instruir en él sus reclutas, se dirigía á la costa para ocupar las islas Medas que podrían servirle de depósito, arsenal, centro de enseñanza, lazareto y puerto de donde vigilar é impedir la navegación de los buques franceses en toda aquella costa. Valiéndose de la fragata inglesa Undaunted, en que embarcó unos 150 españoles con el barón de Eroles, y del coronel Green, agente, también británico, en Cataluña, el 29 de agosto, caían las Medas en poder nuestro. Tardó el castillo de la mayor de ellas en rendirse algunos días, los que necesitaron el teniente coronel Sala en cortarle el agua y la artillería inglesa en abrir brecha en su recinto; pero, aun ocupado, creyeron nuestros aliados no poder sostenerse ante las baterías que habían construído los franceses junto al pueblo de Estardit, y se abandonó aquella interesante conquista. No satisfizo á Lacy una determinación que desbarataba proyecto para él tan halagüeño, y el 11 de septiembre se embarcaba en Arenys de Mar, tomando tierra el 12 en las islas que el coronel de Ingenieros D. José Massanés puso inmediatamente en estado de defensa, á pesar de haber aparecido los franceses otra vez en el Estardit y el cabo

Tomo x 31

de Barra, de donde los echaron el navío Blake y una corbeta también inglesa, surtas allí cerca (1).

Todavía en noviembre volvieron los francesos á hostilizar aquellas islas con fuego de cañón, obús y mortero desde un parapeto construído en el cabo antes citado á 1.500 metros de las baterías españolas levantadas por Massanes, pero no lograron sino demostrar su impotencia para la recuperación de punto tan importante. (2)

En Granada

Mientras el flamante mariscal Suchet preparaba en Zaragoza la ahora tan meditada expedición á Valencia, su veterano colega el duque de Dalmacia, vuelto á Sevilla, según ya dijimos, de la suya de Badajoz, se ocupaba en preparar otra al reino de Granada contra el tercer ejército español, acampado, en su tan discutida posición de la Venta del Baúl. Teuía primero que poner á salvo de todo peligro la ciudad de Sevilla, amenazada, durante su ausencia, así de las partidas de la serranía de Ronda, como de las tropas de Blake, tan torpemente distraídas en el ataque del castillo de Niebla. Libre de ese peligro con el embarque del Regente para Cádiz, con la marcha á Extremadura de la división Girón y la caballería de Pon-

<sup>(1)</sup> Lacy había cambiado el nombre de las Medas en el de Islas de la Restauración el primer gobernador creyó halagar al general imponiéndolas el auyo; pero no lo concintió éste y les dió el de Montardit, el del comandante del batallón de Balaguer que, hecho pricionero pocos dias antes por los franceses á quienes tenía aterrorizados en el valle bajo del begre, foé ejecutado con despre, io de las leyes de la guerra que la garantizaban la vida

<sup>(2)</sup> Entonces se distinguió la señora del subteniente de artillería D. Juan Armengual, dando fuego á las piesas que apuntaba su marido y arrostrando así la liuvia de proyectiles que languban los franceses.

ne, única fuerza, ésta, que se presentó á la vista de Sevilla, y en la convicción de que Ballesteros solo no osaría acometer acción alguna decisiva, el mariscal Soult, al tiempo que resolvía los mil asuntos de la administración á que no había podido atender en tan larga ausencia, puso cuidado en los militares del sitio de Cádiz y de la serranía; donde se hallaba sitiada y en peligro la ciudad misma de Ronda, su cabecera.

Se conoce que había perdido toda esperanza de que Cádiz cayera en poder suyo; así es que, en vez de aumentar las fuerzas destinadas al sit.o, acabó por llamar á Sevilla algunas de ellas para su expedición á Granada. En cuanto á Ronda, había hecho que tres columnas, sacadas de las guarniciones de Málaga, Granada y Cádiz, esto es, de la línea del bloqueo, y otra de Sevilla, acudiesen en socorro de aquella población que, efectivamente, después de un ligero combate con las fuerzas del marqués de las Cuevas, quedó desembarazada de enemigos Ya con eso, el duque de Dalmacia tomó el camino de Granada, precedido de la división Godinot, que fué á situarse en Jaen, y de gran parte de la de caballeria de Latour-Maubourg, algunas piezas de campaña y un largo acompañamiento de afrancesados, entre los que descollaban por su importancia Martí y el conde de Montarco. Alojóse en el palacio de la Chancillería que Laval evacuó para trasladarse al del arzobispo el mismo día 3 de agosto en que llegó el mariscal (1). Sin descansar siquiera, se puso a organizar las tropas del ejército con que se proponía operar en

<sup>(1)</sup> En Victorias y Conquistas se supone que se hallaba todavia Si bastiani, pero ya habia sido relevado por Lavai.

cuanto reuniera cuantas hizo acudir de los diferentes puntos en que Sebastiani las había tenido establecidas desde su retirada de Murcia. Llegaban 🛊 la asamblea de Granada fuerzas de las que habían operado en Ronda y Niebla, de las guarniciones de Málaga y Jaén, y de cuantos puntos se creyó no serían atacados al adelantarse el ejército hacia el de los españoles. (1) Hechos todos esos preparativos, entre los que uno fué el de adelantar á Diezma una fuerte avanzada de todas armas que, al reconocer unas posiciones próximas á las españolas, tuvo que encerrarse más que depriesa en aquella población y en los atrincheramientos con que la fortificaron, el mariscal Soult partió de Granada el 8 de agosto para atacar de frente á nuestro tercer ejército, cuyo centro se hallaba, según ya hemos dicho varias veces, en la Venta del Baúl.

Acción de Zajar.

Mandábalo en jefe al general Blake, quien pocos días después de haber desembarcado en Cádiz había, recibido la misión de regirlo en unión con el 2.º para defender las provincias de Murcia y Valencia amenazadas por sus dos opuestas fronteras, las de Aragón y Cataluña, por la parte septentrional, y la de Andalucía por la del Sur. Pero habiendo Blake tomado tierra en Almería y desde Baza después dirigídose á Valencia, era el general D. Manuel Freire el que con

<sup>(1)</sup> Decía una correspondencia de Granada «Esta mañana (la del 8 de agosto) ha reconocido Soult las fortificaciones, y de resultas se ha aumentado la guarnición de la Albambra. Le están exignendo 62 000 reales para gastos disrica de Soult y se está preparando una contribución por el mismo estilo que la de Córdoba, donde en pocas horas recogieron 8 millones. Iguales exacciones se han hecho en todos los pueblos del tránsito del ejército enemigo. Se observa que salen para fuera portrechos, equipajes, despojos y aun artillería.»

el tercer ejército de su mando y una parte del 4.º tenía que cerrar á los franceses el camino de Murcia Para conseguirlo, había de tiempo muy atrás formado el desde entonces famoso campamento que cubría la posición de Baza, primera etapa, cabe decir, de aquella importantisima comunicación.

No hay para qué detenernos en poner de manificato esa importancia con ejemplos, entre los que, de seguro ocuparía el primer lugar el elocuentísimo de los Escipiones, de quienes el uno murió en punto próximo, en el Salto Tugiense, de situación tan controvertida como dudosa. Para dar á conocer esa importancia no hay sino decir que era el único camino que recorría el litoral de Levante pomendo en contacto las feracisimas comarcas de Valencia y Murcia con las no menos belias y fecundas de Andalucia. Ya había seguido ese camino Sebastiani, según llevamos recordado, en dos de sus anteriores expediciones. La de Soult ahora, no era como aquéllas, de invasión; se dirigía exclusivamente á rechazar la con que amenazaba el tercer ejército español de atacar á Granada y, con la ocupación de ciudad tan importante estratégica y políticamente, dar un golpe, que podría considerarse mortal, a todos los establecimientos militares franceses en las provincias de Málaga y Jaén De ahí la actividad extraordinaria que desplegaba el mariscal Soult para la ejecución de aquella jornada, a pesar de las preocupaciones que debería inspirarle el estado no muy próspero de las operaciones que se le habían encomendado sobre Cadiz, Huelva y Badajoz

El general Freire, desde la Venta del Baúl, centro, bemos dicho, y base de su acción táctica al frente de

Baza, tenía sobre su derecha la división de D. Am brosio de la Cuadra, situada en Pozo-Alcón para oponerse á los franceses de Godinot, que desde Jaén marchaban á flanquear la posición de Baza y aun envolverla por Castril y Huéscar. Aquella situación era anterior á los sucesos que vamos á describir, y había dado lugar á algunos bastante importantes para que hubieran llamado la atención de Soult. El general Cuadra, desde el mes de mayo en que el tercer ejército había tomado su actual posición por haberse retirado 4 Guadix y Granada las fuerzas de Sebastiani, no cesó de hostilizar á los franceses, establecidos en las inmediaciones de Jaés y Andújar, ocupando por su parte la ciudad de Ubeda, de donde amenazaba las comunicaciones de Granada y Córdoba con el centro de la Península. Atacáronis allí, como era de esperar, los franceses, pero Cuadra rechazó por tres veces sus ataques. haciéndolo tan ejecutivamente el 15 de mayo, que Sebastiani hubo de acudir à Soult para que le socorriese. con cuyo objeto envió el mariscal á Jaén la división Godinot que acababa de acompañarle decde Badajoz.

Igual suerte tuvieron las armas francesas el 24 del mismo mes en otro ateque dirigido contra los puestos de la Venta del Baul, estrellándose en el esfuerzo da nuestra tercera división, mandada por el brigadier D. José Antonio Sanz, que luego se distinguió tanto en aquella campaña. De modo que Sebartiani hubiera quizás abandonado Granada, y por lo menos preparaba su defensa, cuando también recibió refuerzos del cuerpo de Drouet, procedente, como la división Godinot, de la campaña de Extremadura.

Cuadra, pues, formaba desde entonces la derecha

del ejército. Más cerca, y en su lado derecho, tema Freire la cuarta división del 4.º ejército, mandada por D. Juan de la Cruz Mourgeón, y la caballería del mismo á las órdenes del brigadier Loy. Nada era de temer por su izquierda. El terreno es sumamente áspero, y el único camino existente para desde Gor correrse hacia Baza y envolver la posición de la Venta del Baúl, senda oculta entre bosques y rocas, era y debe ser todavía intransıtable para tropas en disposición de batirse ni aun con guerrillas establecidas en sus lados. Parecía así resguardada la posición; pero la línea de combate adolecía de un defecto que causó su ruptura é hizo imposible su defensa; era demasiado extensa y los cuerpos que la formaban no podían apoyarse entre si con la rapidez y eficacia necesarias. Y es lo que sucedió

El mariscal Soult llevaba el ejército, sobre 10.000 hombres de todas armas, divid.do en dos cuerpos. Con Soultel principal, conducido por él en persona, se proponía, mejor que embestir de frente la posición de la Venta del Baul, obligar à Freire à mantener en ella el grueso de las fuerzas españolas. Godinot, que llegaba por su izquierda desde Jaén y Ubeda, podría, á favor de la hábil maniobra de su jele, atacar las posiciones ocupadas por el general Cuadra en Pozo-Alcón y las márgenes del Guadalentin Y con efecto, en la mañana del 9 de agosto se presentaba Soult á la vista de la posición española, estableciendo, junto al barranco llamado de Gor, su vanguardia, desplegada en tiradores, que rompieron inmediatamente el fuego, mientras con el resto de su infantería y la caballería de reserva, que llevaba consigo, se puso á maniobrar como ame-

Plan de mit

nazando los fiancos de la línea española, situada al otro lado de aquella quiebra del terreno, bastante pro funda para representar un obstáculo (1). Ni quería ni le era fácil superarlo teniendo enfrente fuerzas considerables de la segunda división y de los regimientos de Africa y Murcia con otras de cazadores, también del cuerpo expedicionario del cuarto ejército, deeplegadas del mismo modo en guerrilla, y que sostuvieron el fuego durante sieta horas sin intermisión, según comunicaba después su jefe el general D. José Antonio de Sanz. Bien se podía observar que aquel era un staque falso, dirigido á distraer la atención de los españoles de otro verdadero y decisivo que el enemigo emprendía por otro lado de la línea. Y ya lo hemos dicho, el general Freire lo comprendió así, advertido también por los avisos que le dirigía. Cuadra de que se acercaba por aquel lado el huracán que no tardaría en estallar sobre su cabeza. El día 7 había recibido parte de que Godinot, con 4.000 infantes y unos 500 caballos, se adelantaba por Jódar, y el 8 ya sabia que el enemigo ocupaba á Quesada, en la derecha del Guadiana menor, y poco después Poyatos, á tres leguas do Pozo-Alcón. Multiplicábanse los avisos que le enviaban los jefes de las avanzadas de caballería que desdu Quesada, su primer puesto de observación, se iban retirando, no sin resistir á veces el empuje de las descubiertas, también de caballería, que daban á conocer el movimiento de avance de los imperiales.

<sup>(1)</sup> En su primer parte, el del 9, dice el general Freire que Soult empesó haciendo varios obscuros movimientes multiplicados. Bien se ve que no conducian á nada eficas, y lo comprendió el que am los calificabs.

Por esa marcha comprendía el general Cuadra la Ataque a la intención de Soult, que bien patente se ofrecia, como derecha espade envolver el ala derecha de la línea española. Pozo-Alcón no presenta, para caso como aquél, ventaja alguna si ha de aprovecharse en su defensa. Se encuentra en un llano, y las posiciones en que pudiera apoyarse la división, que son las de Cedaz é Hinojares, son fáciles de envolver por varios de los caminos que a ellas conducen. Ofrece, además, una circunstancia muy importante, desventajosa en la defensa de Pozo-Alcón pero de excelentes condiciones de aprovecharla convenientemente, la de existir á sus espaldas el próximo, profundo y áspero barranco por donde corre el Guadalentín El paso de este río no puede verificarse sino por veredas y derrumbaderos en que no se halla frente más que para la marcha de un hombre, todo lo más para un jinete Es pues el Guadalentín, para la defensa de Pozo-Alcón, un peligro; y para cubrir una línea, accidente que puede proporcionar grandes resultados. El general Cuadra trasladó, por consiguiento, sus fuerzas á la elevada y escarpadísima orilla izquierda del Guadalentín, manteniéndose él en Pozo-Alcón hasta que llegasen el escuadrón de Jaén y el batallón de tiradores del mismo nombre, que tenta avanzados y que recibieron también la orden de cruzar aquel río con el apoyo del escuadrón de Madrid y de dos compañías de caza dores que contuvieron con su fuego el ímpetu de los franceses en su avance.

Entretanto habían menudeado los avisos de Cuadra á Freire y las órdenes é instrucciones de éste anunciándole la marcha en su auxilio del general D. José O'Donnell, jefe de Estado Mayor del tercer ejército. Ya

el 8, el general Freire, que, según hemos dicho, tenia é su derecha, entre la Venta y Pozo-Alcón, 4 O'Donnell, había ordenado á ésta la concentración de la cuarta división y la caballería del brigadier Loy pera trasladarse á Zújar, poniéndose de acuerdo con Cuadra para defender este último punto y hasta atacar el 9 á los enemiges aunque fuese menester buscarlos. No era esto prudente sin contar con tropas lo maniobreras de las francesas, pero se hizo también imposible, así por no recibir Cuadra oportunamente las órdenes que se le enviaban como por las distancias, á cada hora mayores, á que ou sus operaciones se hallarían uno de otro los generales à quience aquellas órdenes iban dirigidas. Por fuerte que fuera la posición de Cuadra 4 su frente, no lo era en sus flancos, en el derecho particularmente, por donde el barranco, como más próximo á su origen ó arranque, estaba bastante practicable y daba paso á llanures mempre favorables á los franceses. Y eso y las instrucciones que había recibido do cubrir las avenidas de Castril y Huéscar por donde podía ser envuelto el ejército y cortada su línea de retirada, así como la pérdida de sus esperanzas respecto á que le alcanzara el refuerzo de O'Donnell, aconsejaron á Cuadra su retroceso á Castril. Hizolo hábilmente, dejando en el bordo del barranco del Guadalentín 300 tiradores que con su fuego hicieran creer al enemigo que continuaba alli la división enters, mientras aprovechaba la obscuridad de la noche para retirarse tranquilamente, como lo consiguió lle gando á Castril á punto de amanecer el día 9. Los franceses contestaron un rato al fuego de nuestros tiradores, pero quedaron, con efecto, descrientados.

Allí recibió Cuadra un oficio de O'Donnell para

que á la hora misma en que lo leía se hallase reunido á él en Cuevas de Zújar para luego dirigirse juntos á atacar á los enemigos en Pozo-Alcón, distante cinco leguas de su puesto. ¿Era eso posible? (1).

El nublado fué, pues, á descargar sobre el general El del Cen-O'Donnell. Manteníase en Cuevas de Zújar esperan-tro en Zújar do se le uniera la división Cuadra y si no la caballería de Loy que su colega le había enviado desde Castril, cuando entre diez y once de la mañana del 9, y al tiempo en que sus tropas preparaban los ranchos, se vieron acomotidas y arrolladas las avanzadas que tenía en la orilla derecha del Barbata, vadeable alli por todas partes No era fácil resistir á los tiradores franceses, muy superiores en número á nuestros cazadores, y aun cuando O'Donnell hizo reforzar á los suyos con otros y aun con reservas considerables que rempieron el fuego á descargas cerradas, al poco tiempo casi toda la división Godinot pisaba la orilla izquierda y se disponía á atacar la linea española cuyo centro se hallaba establecido en Zújar. La artillería francesa, bajo cuya protección habían cruzado los tiradores el Barbata, puesta también en posiciones de la misma márgen izquierda, rompía de nuevo el fuego, á que contestaron

<sup>(1)</sup> En el parte de Cuadra se balla la siguiente nota, « Este oficio se recibió à las nueve y media de la mañana del 9, es decir que tardó 12 horas en llegar, aun cuando se supiese que en el momento de recibirlo estuviese la tropa ya formada, y no gas tase más que 8 horas en llegar al punto de reunión que se me indicaba, no era posible atacar en el mismo día, en que para esta reunión apenas había tiempo, n archando, no digo con una división, pero ni aúa como hombre suelto: lo qual prueba que mi reunión en el día 9 no pudo verlicarse, estando yo á la distancia de 5 leguas que tenía que andar por un continuo desfi ladero, y sólo podría tener lugar si los enemigos hubieran atacado un dia después.»

flojamente nuestras fuerzas, más adelantadas por efecto de las maniobras con que O'Donnell creyó deber preparar la defensa de su posición. Teniendo su isquierda por el punto débil de la línea, estableció en él dos batallones de la Patria que, regidos por Cruz Mourgeón, deberían mantener aquel lado y cargar á la bayoneta de fianco si los franceses se dirigieran contra las posiciones del centro. Sucedió lo que O'Donnell temía en segundo lugar, esto es, que Godinot atacó la posición central y el alto que principalmente la constituía, lanzando sobre los bataliones de Cruz Mourgeón una nube de tiradores que los mantuvieran inactivos para luchar en otra parte. En seguida formó una primera linea con todos sus compañías de cazadores y atacó la española compuesta de dos batallones de guardina españolas y uno de walenas con el de Imperiales de Toledo por reserva. Los guardies sostuvieron el fuego contra la artillería, los sapadores y un batallón, ligero también, que llevaba el coronel Remond à la carga; Cruz Mourgeon, al observar aquel movimiento de los enemigos sobre el centro de nuestro frente, desplegó sus dos batallones de la Patria el primero, para apoyar la defensa de los guardias, y el segundo, más inclinado á su izquierda, para impedir la maniobra envolvente que habían emprendido los tiradores franceses.

Como el fuego se sostenía de un lado y otro siempre vivo pero sin resultado decisivo, sun padeciendo bastante los walonas, que eran los que más adelante formaban, Godinot hizo avanzar sus reservas, una parte de las cuales se dirigió por su flanco izquierdo á, por una vereda envolver el derecho de O'Donnell, mientras un golpe de linetes, formado de los oficiales montados

de su vanguardia, se adelantaba á cargar á los guardias que empezaron á retroceder para evitar el verso de un momento á otro cortados de su línea de retirada. O'Donnell había previsto la maniobra de su adversario y elegido por punto á que debiera en caso preciso acogerse, el monte próximo de Javalcón, perfectamente pensado para no dejar nunca de cubrir el camino de Baza, tan importante en aquellos momentos en que se estaba operando la concentración preventiva para la retirada general del ejército. Y apelo á esa extremidad por que los Imperiales de Toledo, por su corta fuerza, no la tenían para rechazar á los franceses que habían emprendido por la mencionada vereda la ascensión al alto de Zújar, y se vió forzado á acogerse al de Javalcón, en el que pudo mantenerse gracias á la firmeza de sus batallones y á la acción, siquiera desgraciada en su primera carga, de la caballería del brigadier Loy que, apareciendo en ocasión tan oportuna, logró distraer la mucho más numerosa de los franceses.

¿Qué pasó entonces para que los enemigos no persistieran en su ataque ni luego siguiesen el alcance de la división española al retirarse definitivamente ésta á Cúllar? No lo dicen los historiadores franceses, pero puede fácilmente conjeturarse la causa de la paralización del movimiento de Godinot sobre Baza.

El general Godinot sabía dónde se hallaba la división española de Cuadra que había abandonado la margen izquierda del Guadalentín la noche del 8 al 9. Estuviera ó no en Castril, el general Cuadra podría caer sobre su flanco y aun sobre su retaguardía si él, siguiendo á O'Donnell, se decidía á caer con todas sus fuerzas sobre Baza, metiéndose así entre dos fuegos, el

de la ciudad ocupada por Freire y al de la división que se iba á dejar á la espalda. No se atrevió á la empresa según le reprochaba después su general en jefe Pero ¿qué había hecho el mismo Soult parado en el barranco de Gor en frante de la división Sans y esperando con mas de 6.000 hombres y su mejor caballería, conducida por Latour-Maubourg, á que Godinot le allanare el camino que nadie mejor que él podía abrirse? Y si Godinot se hubiera hallado en Pozo-Alcón ó en Zújar con las dos divisiones de Cuadra y O'Donnell, equién iria à sacarle de situación tan difícil? ¿Soult abandouando el camino de Guadix y Granada? Lo más prudente y acertado hubiera sido el atacar á la vez la posición de Freire en la de la Venta del Baúl y en Zújar, en maniobra combinada y más ceñida, dando una batalla y no dos. Pero exigir que una fuerza separada á distancia tan considerable, sin lazo alguno de unión y ante tropas cuyo número y situación se ignora, acometa decididamente una posición que tampoco se sabe si ha sido asaliada ni mucho menos vencida, es pretender temeridades de que muy pocos son capaces. Es verdad que Godinot se mostró desgraciadisimo en aquella campaña basta, como veremos luego, apoderarse la desesperación de su ánimo, pero no cabe en justicia que la acusara quien, como Soult, se entrete nia en amenazar, sin nunca embestir formalmente, la posición, decisivamente importante, de la Venta del Baúl. Todo aquel día 9 se mentuvo el Mariscal ocupado en llamar sobre si la atención de Freire, combatiendo sus tropas tan flojamente que las nucetras las registieron sin contrattempo alguno ni pérdidas de consideración. Ni siquiera logró la artillería francesa establecerse en una posición que creyó ventajosa para batir á la española que, por el contrario, llegó à inutilizar una de las piezas enemigas. Otro tanto sucedió a los tiradores que se habían extendido á lo largo del citado barranco al intentar un flanqueo por la vereda llamada de Leñateros, de la que los rechazó nuestra caballería apostada á su frente.

Quien esto hacía ¿tiene derecho para recriminar la conducta de Godinot, con O'Donnell inmediato, con Cuadra en Castillejos á tres horas también sobre su flanco izquierdo, y con Freire á su derecha y enfrente, en posiciones como la de la Venta y Baza, profundo éste é inexcrutable misterio para él de la fuerza, estado e intenciones de un ejército combat do cual acabamos de decir por su general en jefe?

Así es como el general Freire pudo emprender sin Se rettra extremar dificultades una retirada que no cabía eludir el general desde que supo la de Cuadra y el revés sufrido por O'Donnell en Zújar. Esas tristes noticias, que le llegaron á las cinco de la tarde, hicieron comprender á Freire lo insostenible de su posición, y sin retardo alguno dictó las disposiciones preparatorias para abandonarla. Mandó que dos de sus escuadrones se dirigiesen á observar á Godinot hacia Zújar, Baza y el camino que se proponía seguir al retirarse, y que el batallón de Bailén, que se hallaba en un reducto que servía de apoyo y reserva de su posición y otro de Burgos que tenía inmediato, partiesen inmediatamente á cubr.r el cammo á fin de que no se establecieran los franceses en él para interceptarlo. Al llegar la noche logró, de ese modo, romper el movimiento retrógrado á que se ve.a obligado con un desahogo que seSoult puesto sus tropas en acción con la actividad y la energía que su historia militar y las circunstancias de aquel día debieron aconsejarle. «La principiaba (la retirada), decía el general Freiro en su parte, la primera división de caballería, que iba sucargada de escoltar toda la artillería; luego marchaba la división de vanguardia, continuaba la tercera de infanteria, seguía la segunda, y todo lo cubría la división de dragones, dejando en la línea, para ocultar este movimiento, varias compañías de cazadores que hacían fuego á los enemigos, encendiendo fogatas, y aparentaban la existencia allí de todo el exército».

Estaban muy cerca los franceses de Godinot y aun alguna de sus avanzadas tocaba á las tapias de Baza; pero tanta fuerza, sin duda, y el orden en que se retiraba, debió de aconsejar á aquella no interrumpir la marcha de los españoles en la obscuridad de la noche. El grueso del tercer ejército llegó asi á Cullar sin novedad; y reunido alli O'Donnell con el cuerpo de caballería del brigadier Loy que, como todos los de la misma arma, fué protegiendo al movimiento, llegó felizmente à Las Vertientes mientres la artillería se retiraba á Vélez-Rubio. Pero los franceses, exasperados de no ver destraído aquel ejército al que antes habían tanto respetado en su posición del Baul, lanzaron toda su caballería sobre las dos brigadas de Osorio y Loy que llevaban nuestra retaguardia, haciéndolo con tal impetu y buena fortuna que fué imposible sostener aquella posición, en tantos conceptos excalente. El general Freire, sabiendo que Cuadra se dirigía á Caravaca, se enriscó también por los montes de su derecha con la división de vanguardia de Lardizábal y la de caballería de Cea, estableciéndose por el pronto en María, posición en aquellas circunstancias inatacable. La segunda división con O'Donnell y la tercera con Sanz, el héros y hábil general en la campaña que ahora describimos, tomaron rumbo opuesto, trasladándose á Oria y Albox después de ejecutar Sanz una maniobra tan atrevida y hábil que dejó desconcertados á los enemigos (1). Luego continuaron, ya reunidos, su marcha á Huercal-Overa y Aguilas, donde se abrieron paso por entre un cuerpo numeroso de dragones franceses que les salió al encuentro, destrozándolo completamente, y después á Mazarrón y el Pal

Por todos conceptos merece su relato en esta parte ser transmitido á nuestros lectores. Enseña él solo más que cuantas observaciones pudiéramos dedicarle, . . en cuya consecuencia se sirvió V. S. prevenirme que tratase de salvar mi diviajón, pero que lo crítico de las circunstancias no permitirian darme ningún auxilio. En su consecuencia, subí á lo más elevado de aquella peña (de Ve tientes), y observé que la derecha del enemigo era una cordillera de montes, con árboles muy espesos, y que seguían como hasta 100 tocasa del Peñón. En este momento, viendo la dificultad de verificar mi retirada, siempre peligrosa, á vista del enemigo, y más porque el Peñón de Vertientes ce un monte solo, que no se enlara con ninguna cordillera, me decidi à persuadir al enemigo que iba à atacarlo, dando à mi ataque, que aparenté, todo el carácter de verdadero, formé cinco columnas cerradas de los cinco batallones que allí tenia, que eran primero de Burgos y el mío de cazadores de Vélex, los dos de Lorca y el de Bailén, al mando de sus coroneles, el brigadier D. Luis Riquelme, D. José Montero, D. Mariano Barranco y el mio que tenía au sargento mayor D. José Moreno, me puse à su cabera, por ser el mas inmediato à los enemigos, adelanté tres guerrillas por el frente, de 100 cazadores cada una, previniéndoles su movimiento, como el de todas las demás columnas, mandé tocar ataque general en toda la linea, y marché así al enemigo á paso redoblado, aunque bien cerradas y unidas las columnas en mass. Este movimiento decidido le impueo tanto que replegó sue guerrillas y se calió de la arboleda, destacando muchos partes á escape á su retaguardia. En cuanto hube marchado á po-

mar de D. Juan, en última y gloriota etapa. La caballería de Latour-Maubourg y de Soult, hermano del Marseml, deserté del aleance y retrocedió à su vez para incorporarse à su general en jefe en Granada ó dirigirse à la Alpujarra con Godinot en busca del conde del Montijo y del alcalde de Otívar (1).

itt alcaide de Otiver

Ya antersormente habia Soult envindo à Sierra Nevada y tierra de Almeria fuerzas considerables, así para interrumpir el desembarco de los cuerpos que aucasivamente iban de Cádiz à tomar parte en la campaña, como para ver de destruir las partidas que infestaban las altas montañas de entre Granada y Málaga, cortando à veces la comunicación de estas dos importantes

norme en linea con la primera sterra de la jaquierda, mandé variar de dirección sobre el flanco isquierdo y gané la primera altura, envo movimiento siguió el batallón de Burgos, y nos hallamos ya surboscados y en possción ventajusa, impapiendo más y más al esemigo, el cual no se atrovió á mover un paso adelante, y su caballería, que venía por el camino real, quedó parada; motivo porque pudieron ganar camino todos los equipajes que estaban en las Vertientes y Chiribol. Las demás columbia siguistos mi movimiento, y concurrieron al punto de reunión que les había dado en lo más alto de otra cordillera, y ya unidas todas las columnas, me diriri 4 Oria. manteniendo las guerrillas en las alturas para impedir á los randalos que observasen mi dirección; pero viendo que mia noldados en ballaban fatigados, pues en menos de 34 horne. habiargos andado sia conser 15 leguas, la noche que obscureció sobjemuners y la lluvia que nos molestaba, determiná hacer un aito y aguardar que amaneciose para llegar á la villa de Albox, lo que so venficó, an cuyo lugar me reunf con la argunda división de infauteria que mandaba si marigeal da campo D. José O'Donnella

Esto es eaber en oficio.

<sup>(1)</sup> Son innumerables los tropellas cometidas en aquel avance de los tamosos dragones de Latour-Maubourg en los pueblos que visitarou. Todas los relaciones están en uso acordes y, entre ellas, existes cartas dirigidas é la duquesa de Abrantes por sus administradores de liana, en que m confirman noticias de tales rejaciones que no por ser generales en España dejan de encendor el finizio en ira y desconsuelo.

poblaciones. Pero después del 15 de agosto en que Soult se restituyó á Granada celebrando su triunfo de Zújar con un solemne Te Deum en la catedral, se multiplicaron las salidas á la sierra, no pocas bien rudamente escarmentadas por nuestros patriotas. Si el conde del Montijo, comunmente establecido en el Padul y el Suspiro del Moro, derrotaba á los destacamentos franceses enviados para arrojarle de aquellas posiciones que tanto les importaba tener despejadas, más estragos aún hacía en ellos el alcalde de Otivar, el ya famoso D. Juan Fernández de quien tantas veces hemos hecho mención como guerrillero incansable de aquel territorio. Andaba también por él un escribano de Antequera, el partidario Roda, asaltando puestos enemigos y correos por las inmediaciones de su pueblo y el camino de Malaga, pero ni él ni ninguno de los varios partidarios de aquel reino podía compararse con nuestro alcalde (1)

Ya dijimos que habís obtenido en Cádiz el empleo de coronel y que con ese empleo y el prestigio que debía darle volvió á presentarse á sus antiguos camaradas. Era en junio de 1811, y su carácter militar le obligó á someterse á la autoridad de Montijo, á cuyo lado asistió á los cien encuentros que provocaba su proximidad á Granada. Y fué siempre con tal fortuna, durante la permanencia del general Freire en la posición, también imponente, de la Venta del Baúl, que no contribuyeron poco Montijo y el de Otívar á que,

<sup>(1)</sup> Además combatían en las montañas de Granada un Juan Guerra, Carrasco y Calvache, Moreno, Urive y su jefe Bieles en la sierra de Cazoria, y en la de Ronda los varios que citamos al tratar de la lucha en tiempos anteriores al de que estamos ahora tratando.

alarmados Sebastiani y después Soult, fortificaran aquella capital y particularmente la Alhambra, su baluarte y reducto más importante y de fácil defensa.

El alcalde de Otivar, atacado en julio de aquel año de 1811 en Fornes, rechazó á los dragones que le acometieron, matando á su jefe en combate singular, y rechazó también luego a otros dragones que, al apoyo de alguna infantaria, intentaron vengar aquel revés. El mes siguiente fué de constante pelea por toda la sierra, y aunque, según hemos dicho, dirigio Soult les fuerzas de Godinot por el litoral para despejar de enemigos todo el terreno inmediato hasta Granada, Montijo y Caridad, cuyo apodo acreditaba cada día más el de Otivar, tuvieron la fortuna de mantenerse en sus puestos, cuando no se extendían combinadamente á Motril y la misma vega de Granada, dispersando, cuando ne destruian, los destacamentos franceses que operaban por el Padul, Lanjarón, Dúrcal, Velezcillos, Hualchos, el Puntalón, Molvizar y varios otros puntos más ó menos importantes de las Alpujarras. Junto á Motril, sobre todo, y uniendo el 2 de septiembre su acción á la del Conde, sostuvo un afortunedo combate que, reproduciéndose cada día de posición en posición, acabó el 9 de aquel mismo mes en la vega de Granada, cansando en los franceses, no sólo pérdidas que, á fuerza de ser diarias, se hicieron considerables, sino cansancio sumo y decepciones sin cuento.

Deciamos en otra parte y en ninguna puede aplicarse mejor que en ésta: «Como todas las operaciones à que nos hemos ido refiriendo en el capítulo anterior (el en que se reseñan minuciosamente las hazañas que soabamos de recordar del alcalde de Otivar), tenían lu-

Ballesteros

gar durante la invasión de la provincia de Murcia por el mariscal Soult, quien, según ya dijimos, había reforzado los destacamentos destinados á la Alpujarra, no cesaron los combates después del de Motril. Por el contrario, se habían hecho más frecuentes que antes, y cada día más encarnizados. Y era que Soult, que entre las varias razones que daba entonces para no proseguir su avance, tenía la de la aparición del general Ballesteros en la Serranía de Ronda, deseaba, á la vez que escarmentarle, limpiar toda la zona del litoral que cubre la cordillera bética de les guerrilles que tanto entorpecían su accion contra la isla gaditana. El, así, y Drouet que, al relevar á Sebastiani, había llevado una división de refuerzo al cuarto cuerpo, ponían el mayor ahinco en asegurar su dominación en Andalucía» (1).

El general Ballestoros, creyendo, con efecto, aque llas circunstancias las más propicias para una correría <sup>en Ronda</sup> en Ronda que distrajese á Soult de sus operaciones contra el tercer ejército español establecido en su campo de la Venta del Baúl, desembarcó el 4 de septiembre en Algeciras con la división con que estaba operando en el condado de Niebla. Puesto el pie en tierra, lanzó sobre la Serranía de Ronda cuantos ginetes había llevado con los guerrilleros que se le unieron, y pocos días después plantaba su cuartel general en Ximena. organizando allí las fuerzas de que iba á valerse con cuantos hombres y mozos útiles halló, aldeanos, contrabandistas y hasta presos por delitos de poca monta. Su presencia en la Serranía y la fama de su actividad

Nieblas de la Historia patria —El alcalde de Otivar

Google

y fortuna levantaron el espíritu en aquellos patriotas, los más decididos por la causa nacional en Andalucía, y provocaron en Soult el empeño de acaler, ya que tan cerca la tenía, con el temerario guerrillero, que es como solia llamarle. Ya el Mariscal había dirigido á la Serrania una fuerte columna que, valiéndose de infi dencias, se apoderó de Alcalá de los Gazules, sin que pudiera Ballesteros socorrerla, por llegar al pie de la fortaleza cuando ya se había rendido. No fué, sin embargo, infructuosa su expedición, porquebatió en las inmediaciones á algunas fuerzas francesas que salieron á escaramucear con las suyas mientras el teniente coronel D. Jerónimo Valdés, ayudante suyo y después general tan celebrado, marchaba sobre la Hoya de Málaga y batía junto á la Yunquera una columna de 700 infantes, 30 caballos y 4 piezas de montaña, causándola muchos muertos y heridos y cogiendo prisioneros, armas y caballos en gran número.

ļ

Puesto otra vez en Ximena y sabiendo que nuevas fuerzas, enviadas por Soult á las órdenes del coronel Rignoux con un regimiento polaco que luego se reforzó hasta rounir unos 2 500 hombres, se dirigían á combatirle, juntó Ballesteros las suyas, estableciéndo-las junto á aquella población y en posiciones cuya fortaleza no sospechaba su adversario. El marquée de las Cuevas del Becerro, que mandaba la vanguardia, recibió la misión de atraer al enemigo más al interior de la sierra; y conseguido esto, Ballesteros cayó sobre Rignoux, envolviéndole, el 25 de septiembre, cuando con la mayor confianza tomaba la columna francesa el camino de San Roque. Para cuando Rignoux comprendió la gravedad de su situación, era atacado por

la vanguardia de Ballesteros en su fianco derecho y por una columna al mando del coronel Bútler en su centro, desalojándole de la cordillera que domina á Ximena y á que se había acogido. Una por una fueron los franceses perdiendo sus posiciones en la retirada hacia Alcalá, y nuestra reserva acabó por destrozarlos y ponerlos en la más completa dispersión con la baja de 1.000 hombres, inclusa la de su jefe.

Este revés provocó, según era de esperar, las iras del duque de Dalmacia, quien ordenó una operación combinada con cuantas fuerzas tenía disponibles. El general Godinot, con 5.000 hombres, avanzó en el litoral del Mediterráneo por Marbella y Manilya; los generales Barrois y Somolé, con varios miles de hombres también y algunas piezas de artillería, salieron de las líneas de Cádiz, el primero para ocupar la fortaleza de Castellar de la Frontera, y el segundo para, por Vejer y los Barrios, envolver las posiciones todas de Ballesteros antes de que pudiera acogerse á las baterías de Gibraltar. El general español vió acercarse el nublado; y ante una fuerza que supo se elevaba á la de más de 10.000 hombres y hábilmente combinada y dirigida, cejó prudentemente hasta ponerse a salvo en Gibraltar, burlando así la perspicacia y la actividad características de sus enemigos. Godinot no halló obs táculo que le detuviese en su marcha; y aun cuando Barrois fracasó en Castellar, que defendía D Miguel Riquelme, el 15 de octubre se habían reunido los tres generales franceses en San Roque, convencidos, sin embargo, de la inutilidad de sus sabias combinaciones.

¿Cómo reparar tal fracaso?

Godinot pensó que de ninguna manera mejor lo Intentan los

🚁 - Google

HAR AFT NO F TY

Conquieta vengaria que con la conquieta de Tarifa; y allá se dide Tarifa.

rigió inmediatamente pensando que el coronel Skerret, el mismo de Tarragona, y sus 1.200 ingleses no serían obstáculo insuperable para apoderarse de aquella insigne fortaleza. Pero ni aun llegar pudo al alcance de sus murallas, porque los barcos ingleses que vigilaban la costa le impidieron seguir el camino que la recorre, único por donde podía llevar la artillería destinada á abrirse paso por ellas. Esto sucedia el 18 de octubre, y el 21 levantaban el campo fronterizo de Gibraltar los generales franceses para volver á Sevilla y Cádiz por Ximena y Ubrique, de donde Semelé se dirigió á Ronda, observado de cerca por Ballesteros que aquel mismo día emprendió la marcha tras de ellos para picarles su retaguardia y aprovechar ocasión en que batirlos.

Suicidio de

Y, con efecto, cuando más descuidado se hallaba Semelé en Bornos, corprendiólo Ballesteros el 5 de noviembre con la caballería de su división y los infantes de Lena, algunos gastadores y unos 400 patriotas de la Berranía que, después de derrotarle, fueron dándole alcance por espacio de tres leguas en que, con varios muertos y heridos, le cogreron 100 primoneros y muchos fusiles y bagajes. La derrota de Semelé fué completa, no lo fué menos el desastre de tan grande expedición, y el mariscal Soult no halló otro expediente mejor para disimularlo que el de cargar toda la culpa sobre Godinot, tratándole tan cruel y desatinadamente que, perdido el juicio, se suicidó el infeliz general con el fusil de uno de sus soldados (1).

<sup>(1)</sup> Cuenta Schépeler que Soult diju & Godinet. «Qué ¿mo

Mas no era á Godinot á quien Soult debis achacar Esterilidad el corto resultado de la campaña de Granada y menos na de Soult. el malogro de la de Ronda. Mayor era la culpa de su parte al no haber operado, como era de esperar de sus talentos y experiencia, en Baza; que, de acometer decididamente la posición de la Venta del Baúl, no hubiera dado á Freire tiempo de retirarse con sus tropas, puede decirse que intactas, y con todo el material del ejército, hasta escapársele todo sin más pérdidasque las sufridas por O'Donnell en Zújar y las, para tal ocasión, insignificantes de Las Vertientes. No sacó de aquella campaña otro fruto positivo que el de despejar las inmediaciones de Granada de unos enemigos que, si amagaban invadir la ciudad y su vega, no presumirían conquistarla mientras en élla, en Málaga y Sevilla, permanecieran ejércitos que llevaban ya dos años de ocuparlas sin intermisión ni contratiempo transcendental alguno. Porque si el alcance del combate de Zújar se extendió á Vélez-Rubio, Aguilas y Caravaca, también allí sufrieron sus reveses los cuerpos franceses que se adelantaron hasta aquellas estancias de los españoles del tercer ejército. En Aguilas, ya lo hemos dicho, los

habéis podido batir à ess brigante?»; à lo que le contectó éste «Ess brigante es capaz de batir à los mariscales»

En cuanto á la derrota de Semelé, debió echarse en gran parte á los españoles juramentados que llevaba en sus tropas, porque si poco antes en Vélez-Rubio se quitó á los que allí babía las espadas y tercerolas y se les envio desarmados á Granada, ahora en Sevilta se quitaron los caballos al regimiento de juramentados núm. 3 y se hizo marchar à Madrid el núme ro 7, para, según se dijo, enviarlos al Norte de Francia, y de allí, naturalmente, á Rusia al estallar la guerra con aquel Imperio. Para mayor seguridad y temiendo desertaran al campo de Ballesteros, se les fué escoltando con un escuadrón de húsares franceses que, á pesar de su vigilancia, no supo impedir que muchos de los soldados españoles se fueran á la Serranía para unirse á los leales sus compatriotas.

jinetes franceses que intentaron cortar la retirada á la división Sanz, salieron rudamente escarmentados. Pero el 30 de septiembre aquella misma división batió junto á Huercal-Overa á fuerzas considerables enemigas que, á pesar de establecerse en posiciones bien elegidas y apoyadas en caserios y bosques inmediatos, sufrieron una completa derrota y bajas de importancia en su fuga á Albox. La infantería y la caballería de Sanz se portaron admirablemente, cargando con el mayor impetu, igual al con que habían vencido días antes junto á Aguilas, y sin que por su continente, energía y modo de maniobrar pudiera creerse que acababan de verificar una retirada tan larga y penosa como la de Baza á Las Vertientes y Lorca.

Hacia Carabaca los franceses demostraban retirarse á cantones más próximos á Granada, donde sus compatriotas se veian obligados á atender á los movimientos de Montijo y el alcalde de Otívar, en la Alpujarra, y á los de Ballesteros en Ronda. Las avanzadas que tenían en la venta de la Junquera, cerca de Caravaca, y al frente de Vélez-Rubio, se encaminaban 🛦 Baza, llevándose consigo caballerías, ganados y granos, cuanto podian robar en las poblaciones invadidas y en los campos que cruzaban. Pero no siempre lo hacian impunemente, porque antes de depositar el fruto de sus rapifias en Puerto de Lumbreras y en Vélez-Rubio para después llevarlo á Baza y Guadix, fuerzas nuestras, dirigidas por el teniente coronel D. Bernardo Márquez, entre los dos Vélez, y un destacamento de dragones de Pavía en la Puebla de Don Fadrique, les arrebataron en los primeros días de Septiembre cuantos granos conducían á aquellos depósitos. Toda aque-

lla línea se hizo teatro de la más encarnizada lucha entre las avanzadas de ambos ejércitos enemigos, y en Caravaca, la Puebla, Xiquena, especialmente desde la llegada de Montijo á la primera de aquellas poblaciones, era raro el día en que los destacamentos españoles no obligaran á los franceses á desistir de sus fechorías de costumbre. El 19 de septiembre, el teniente coronel Márquez, acabado de nombrar, encontró en la ermita de la Fuensanta una partida francesa de 45 infantes y 17 dragones y la destruyó completamente, matando á 28 de ellos y haciendo 30 prisioneros, entre los que á dos comandantes, sus jefes. Este y otros choques de iguales ó parecidos efectos, coronados con el obtenido por Sanz en Huercal Overa, determinaren en los franceses un movimiento general de retirada que desvane ció los temores de invasión en Murcia que había provocado aquella campaña.

Con esas noticias, las de Ronda, la de la rota de Sucrueldad. Semelé en Bornos y la lastimosa catastrofe de Godinot, encendióse de tal manera la ira en el corazón de Soult, que no hubo freno que la contuviera. Y ya que no la pudiese descargar sobre otro de sus subordinados, aun habiendo no pocos de entre ellos que dieran lugar a disculparla con sus errores, por lo menos, en las últimas operaciones que con tal desgracia había él mismo dirigido, la hizo toda caer sobre el primer indefenso español que cayó en sus manos. «Una crueldad, dice sentenciosamente Schepeler, que busca pretextos innobles, no es digna de un gran general».

Y hé aquí el caso, bárbaro, atroz, como de quien en toda la guerra de España no había, mandando él, experimentado sino reveses, tanto más bochornosos

cuanto que le infirieron varios los que nunca acababa de despreciar bastante en sus bandos, órdenes generales y proclamas. La Gaseta de la Regencia lo describe con todos sus pormenores y lo trasladamos de ella para que nuestros lectores comprendan bien toda la odiosidad que encierra y que provocaría en pueblo tan altivo y generoso como el español.

«Juan Manuel López, dice el órgano de nuestro gobierno en Cádiz el 12 de diciembre de 1811, sargento que era hace cinco años de caballería, con 20 de servicio, se hallaba á mediados de este mes (noviembre) con una partida de 23 soldados desempeñando la comisión que le había dado su general D. Francisco Ballesteros, de recoger caballos y perseguir ladrones. Uno de su partida, que estaba de inteligencia con los franceses, proporcionó que un destacamento de éstos, enviado por el gobernador de Constantina, los sorprendiese durmiendo en un cortigo. Nuestros soldados fueron asesinados cruelmente, estando indefensos, menos López, a quien se reservó para conducirlo a Sevilla, y tree de sus compañeros que, favorecidos de la obscuridad de la noche, lograron escaparse. Los franceses, que venían informados del número de los españoles, los echaron menos, los buscaron, y no habiendo conseguido encontrarlos, desahogaron su furor con tres inocentes mozos, dependientes de aquella hacienda, que fueron destrozados de un modo horrible. Llegado López á Sevilla, mandó Soult á la junta criminal que lo juzgase en el término de 24 horas. La junta, para proceder con algún dato, pidió lo actuado por el gobernador de Constantina; la contestación fué que el señor Mariscal quería que, á pesar de que estaba pro-

ARMARL N LE

hibida por la ley la pena de horca, se aplicase esta en vez de la de garrote. La junta representó que no podía proceder sin documentos ó cargos explicados contra el reo; Soult se irrita, y con palabras que le son familiares, contesta que no necesita del tribunal, y que hará condenar á López por una comisión militar. No obstante, contiene su furia, y al día siguiente envía al tribunal el parte del gobernador de Constantina, en que éste le contaba que habían sido pasados por las armas unos cuantos bergantes que habían cogido sus tropas y que le enviaba el comandante. La junta expuso respetuosamente que esto no le bastaba para fallar. Cuando le llegó este recado, se hallaba con Soult el conde de M...., quien deseando complacerle, se encargó de hacer ahorcar al supuesto reo (1). Fué con efecto à verse con el presidente de la junta, y el resultado fué mandar que se condenase á López como ladrón cogido con las armas en la mano. En esto había corrido la voz de lo que pasaba, y varios sujetos de los pueblos por donde había transitado Lopez en desempeño de su comisión, acudieron á textificar que lejos de ser ladrón, había perseguido á los ladrones, quitándoles varios robos que había devuelto fielmente á los dueños, que era sujeto muy conocido en el país. y muy estimado por su honradez y buenas prendas. El mismo López probó que algún tiempo antes de su prisión había tenido un combate refiido con un ladrón famoso conocido por el nombre de Frayle, que después había sido cogido y ajusticiado en Sevilla. A con

<sup>(1)</sup> Schépeler no atribuye á M.... más ingerencia en el asunto que la de exhortar á los de la junta ó tribunal á que complaciesen al Mariscal.

secuencia de todo, la junta declaró que no resultaba probado el cargo que se intentaba contra el reo. Soult, muy disgustado de ello, mandó que se volviese á ver la causa, y la junta, débil y atemorizada, discordó: dos jueces votaron que se consultase al rey; dos se contentaron con una pena arbitrana, y uno pidió la pena de horea. Soult, enfurecido, creó una nueva comisión criminal, compuesta de otros ministros, y en que después de largos y refiidos debates que pasaron en secreto, y duraron hasta el anochecer del día 28, fué López absuelto y declarado simplemente prisionero de guerra. Esta noticia se derramó en un instanto por toda la ciudad; la alegría fué universal y el pueblo y todas las clases la mostraban abiertamente por las catles y plazas. El desgraciado López recibió en la misma prisión las enhorabuenas de una multitud de personas que acudieron à dársela .. Entretanto se juntaba á toda priesa de orden del bárbaro Soult una comisión militar que, sin más procedimiento ni diligencia que su material reunión, pronunció la pena de horca. En el momento que se leyó á López la inicua sentencia, guardó un breve silencio; después, metiendo la mano en el bolsillo, sacó algún dinero; de el encargó se le diesa á su madre media onza, que se le dixeson algunas misas, y el resto que se repartiese á los demas presos. Pasadas pocas horas, fué conducido al patibulo, donde consumó su carrera aver 29 de noviembre á las 7 de la mañana.»

El conde de Toreno, después de extractar la relación anterior, añade: «Desgarra el corasón crudeza tan desapiadada y bárbara, é increible pareciera á no resultar bien probado que todo un mariscal de Francia se cebase encarnizadamente en presa tan débil, en un soldado, en un veterano lleno de cicatrices honrosas.»

El tan célebre duque de Dalmacia había sido muy desgraciado en nuestra guerra de la Independencia y continuaria después siéndolo más. Sin contar con su tímida persocución al general Moore desde Astorga y Lugo y la sangrienta é ineficaz batalla de la Coruña, la desastrosa retirada de Oporto donde buscaba nada menos que la corona de Portugal, y su vencimiento reciente de la Albuhera, equiénes, si no los españoles le habian arrojado de Galicia, salvandose por Montefurado de una catástrofe de otro modo segura, y abandonando á su colega, el heróico mariscal Ney, al furor de sus enemigos? ¿quiénes le tenían hacía dos años contemplando Cádiz como las uvas el raposo de la fábula? ¿quiénes, arrostrando sus tras, acababan de escarmentarle en sus generales, batiéndolos en la Alpujarca, en Ronda y Bórnos?

Decimos lo que Schépeler: «Tal crueldad y con pretextos tan innobles no es digna de un gran general »

Pero volvamos la vista á espectáculos menos sombríos y abramos el corazón á esperanzas más halagüonas, á las que nos ofreció el patriotismo que resplandecia en la conducta militar de los defensores de Cádiz y en la política de las Cortes españolas elaborando el código constitucional que iba á cambiar toda la manera de ser social y administrativa en nuestra patria

DISTRES by Google

Criginal from HARVARD NIVERSITY

# **APÉNDICES**

Томо х

53





oigit zod ov Google

Orginafon MARVARD JA VERSITY

#### NUMERO 1

CARTA DE FERNANDO VII AL EMPRHADOR, EN 22 DE JUNIO DE 1808.

ANE S on

sHe recibido con anico guato la carta de V. M. I. y R. da tá del corrion te y le doy grattas por las expresiones afectuosas con que me honra y conins quales to be contado secupre. Las repito & V. M. I. y R. por su bonda d en favor de la soucitud del duque de bun Carlos, y de D. Pedro Kacanas, que tuve el honor de recon en .ar. Doy muy sinceraments un mi nombre y de mi hermano y tío à V. M. Ly R la enhorabuena de la satisfarción de ver instalado à su querido hermano el rey Josef en el trono de hapaña. Hablendo so o rosaj re objeta de todos nuestros deseos la fedelad de la ge-perces na 161 og te halita su værto territorio (no podemos ver å la cubera de ella un monarca mus digno, ai n as propio por sus virtudes, para asegurársela, si dejar de particicipar al mismo tiempo el grande consuelo que non dá esta circunstancia. Descamos el honor de profesar amistad con S. M., y este afecto non ha dictado la caria adjunta que me atrevo i inciuir, rogar do d V. M. L. v.R. quo después de leida se digne presentaria 4 S. M. catolica. Una mediación tan respetable nos pregura que será recibida con la cordial dad que desenmos. E re Perdonad una libertat que nos tomamos por la conflanza sin lin lica que V. M. I. y R. nos ha inspirado, y asegurado de nuestro afecto y respeto, pem itio que vo ronseve los a ás sinceros é invaria les sentimientos, con les quales tergo el honor de ser, Sire, de V. M. I. y R. su may la milde y e ser sense very stor. Fernando

Valencay, 22 de junto de 1808 •

Feta carta como 1 s que aguen están traducidas por Librente de las in presas en el Monticur de 8 de febrero le 1810. Toreno las copia también de Llurente Nellerto) después de confronta las con las originales estatapa des estaquel periodico ofici. 1

La siguiente no cetá en la ol ra de Licrente al la cei tienca las del conde

de Toreno y Bayo. Consta en las Memorias del rey. José.

#### Fenyando, Phincips de Astunias, a José

#### Valencay 22 de jumo de 1868.

affire, permitidme que tanto en nombro de mi hermano y de mi tío como en el mio, declare a Visestra Magnetad la parie que hemos tomado en questra instalación en el tropo de las hajaras. El objeto constante de todos muentros descus la se to stempre la feller or de la generosa nación que es tata hama la á gabernar, y hoy lo venion su afecho con el advenimiento si trono de las hapenas, de un principe cuy, a vistudes le ham hecho las caros a los Napolitanos.

» Esperairus, Sire, que acegerele auestria votos por su felicidad, à la que un une la de muestra patria, y que non concederá su amistad, à la que tene

mos derecho por la que sentimos hacia Vuestra Magestad,

vituego à l'ucotra Magestad extelles scrite el juramento que le presta apus vey de Espata, sel como el de les reputades que hoy se hallan à na lado.

»De Vuestra Magestad Católica en afectisimo bormano.»

Google

HAR'.

CARTA DE FERRANDO VII AL EMPERADOS, EN 6 DE ASOSTO DE 1909.

#### «Begen

«El placer que be tenido viendo en iou papeles públicos las victorias con que la Providencia corona nuevamente la sugueta frente de Vuestra Maguetad Imperial y Real, y si grande interés que tomamos, mi hormano, mi tio y yo en la entisfacción de V. M. L. y R. nos estimulan á islicitario con el respeto, el amor, la sinceridad y el reconocimiento en que vivimos bazo la protección de Vuestra Magestad Imperial y Real.

»Mi hermano y mi lie me encargan que afrosca à Vuestra Magestud un respetuese humenege, y se une al que liene el honor de ser can la más alta y respetuese constderacion, befor, de Vuestra Magestad Imperial y Real el más humilde y más obediente asevidar —Fernando —Valencay é de agosto

de 1809».

CARTA DEL CORREXADOR DE VALENCAS AL RESISTRO DE LA POLICÍA DE FRANCIA, EM 6 DE ABRIL DE 1810.

#### «Mozakfon

«Tengo el house de informer à V. F. por medio de un corres extraordi-

nario de un aucero que acaba de verificares en Valencay.

acha de preventrine de parte de 6. A el principe Fernando que un omiserio luglée se halla introducido en el pelacio. Inmediatamente fai à estar con 6. A 10 hallé omisamente alterado, y me diao lo sigu ente los ingleses han hecha senche mai a la nucre a española fomendo ma nondre, abora resume estan haciendo cuerer la sungre. El municierio imples, falcamente persuadode que no estoy aqua detendo por fuerza me hace proponer mectos de fuga, pues me ha surrade un reconorio que, baro el prefezto de venderme nigetos cursosos, debus darme un recordo de 5. M. el rey de Indisterra, bia perdida de tiempo, he nor prendido y arrestado al emisario, quien ha declarado nor e hacon da Kolli, Irlandés, ministro de 6. M. el rey le Inglaterra, enviado al principo Fernando. Sin dilación he dispueste que sea conducido anto V. E. an pasta con los muchos papeles que se le han hallado.

a Yu no dudo que los interregatorios que se la barda en ese ministerio den à conocer los detalles de sus proyectos, y los compliers, si los hubiere Según los primeros informes que yo no podido tomar aqui, si ha vanido

solo, sin tener persona conocida

«Creo, Monechor, debar aprovechar esta ocación para repetir á V. E. lo que ya he temido el honor de man lestarle à anber, que si principa l'armando cetà animado del mejor espirita, y porsuadido intimamente de que año 6 M. el es perador se su apoyo y mejor protector. Un profundo reconocimiento, un decre y una reperansa de ser declarado hijo adoptivo de 6 M. L. son los sentimientos que llenan el corazón de H. A., Y en untas circumstancias, al tiempo mismo en que el principa celebraba con bri lantes flustas si matrimosto de sus magrerados, y reunia en el palacio de Valencay, para la festividad las personas más distinguidas de la provincia, ha venido el barán de Kolli á tracrisos sus funcetos y ridiculos menasgos. Bada era más facil do prover que el éxito de su empresa

>Ruego & V. E. se sirva avisarme el recibo de todos y cada uno de los objetos que le dirijo. Tengo el honor de ser, con respeto, vuestro humilde servidor — Berthemy.—Valencay 6 de abril de 1810.>

CARTA DE FERNANDO VII Á MB. BERTHEMY, GOBERNADOR DEL CASTI-LLO DE VALENCAY, EN 6 DE ABEIL DE 1810.

>Habiéndose introducido aquí una persona desconocida, con pretexto de trabajar de tornero, se ha atrevido en seguida á proponer al Sr. Amezaga, nuestro primer caballerizo é intendente, sacarme de Valencay, entregarme algunas cartas que trae; en una palabra, lievar á cabo el proyecto y plan de esta horrible empresa.

»Nuestro honer, nuestro reposo, la buena opinión debida á nuestros principlos, todo se hubiera visto comprometido, si el señor de Amezaga no se hallara al frente de puestra servidumbre, y si no hubiera dado en esta ocasión peligrosa, una nueva prueba de su fidelidad ácia su magestad el emperador y rey, y ácia mi Este Oficial, cuyo primer paso fué informaros al momento del proyecto dicho, me dió cuenta inmediatamente después.

»Deseo vivamente informaros por mí mismo de que estoy impuesto en el asunto, y tener esta ocasión de manifestar de nuevo mi inviolable fidelidad al emperador Napoleón, y el horror que siento respecto á este infernal proyecto, cuyos autores y fautores deseo que sean castigados según mercen.

»Recibid los sentimientos de nuestro afecto.—El principe Fernando.»

## NÚMERO 2

allo may tatermagne el carto via e del cagador Tillot, no se le puedo cir contacts in motiving function also also a failed appear months it inches suppoperty group and the compact of garde des to un train y to me rempio que currero. L'envente my formate grant of the many the many three date origins are placed to be a by the first of the contract to no turns a first rest to the first of the second distinct the second of the margin del Lan e de acaité de em du usa esas basta in ontendo de la gestip. Catapeno the grow, or marchin another de line in on a line primates one begins. A create disto a los from gree day up agains for 8 on 8 done proc du proclama dad paste conti-Puigt de la collection de titre d'esse et les light en est allies que destrite de refingée à man bespies a de taccinas do a crease españacea a op but da distila de su a dog decigade por las souss. Hos et us di resso tras entre ours purs as burvar una en tils on la obse vela ...... er prob å nig obis in e eren 9 åereanup. que to d'opiertan ge tan ... el sorre l'aramiente que embre ofens engritan kto aide al dismirlares. I va iba & sur coglido custido felicamento park a la exaces penniques en una de la grupas a rapeur cuma (en dumás. les de freguestates de la discussión de nyout to methor y parente que aquel a prote talvió à despress l'atablissi To return eviga à cura previou de la section de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la contrata dela e's street on the de har also a de sie tent monates de 180 als 6 ho mas de priode restrict de las de las que hable astada para deste tan fusicata, y que que can be lemaich to but theran in that is emerged in march of he had cancer habitation

ella fin. Ti int. à persar de fact es s'estacutes il ego à una se ulta eure à de Affretela y corso te l'ab à eu anteph i en e meto de agravi o pinas no artento tallia este aunque fe-si-si, caer su ina puolitas apenique as propues encourage button at groups court it now o appropriate to notices. In detendant bactoria chart in these y coin and apingle of the property of the circuit of the property of che le pa estera più e fà il il nicono polige un la banca guitto à gon roca. harb demobare mejar e' ferrage cuando abatere que la retan desde no production groups by the state of destarts by an a Laptest & reconstitute. terson attrices a idea do onofregar ponto as prorto. Tuest enhe a energe har a no magant at on one takin takin dignih ragnih la bab politik (no have been got and the major to the plant of the contract part to a profit it the county of reminiment par ultan in noosa direntitu gur podiern tumat. La fumite bacin que so bab a thright. It ist so bunkha and social debuga de pas com co bleria do a argo y obarcora. A pamar de las preca celeban que tomó los la r - - - recursor return a regularron on have an x - - dir green nambren 6 in fungsa... I stol gar las alimeres a 4 teores de las comas. Vinsdum 4 perblo de ses pré-One of contract in the angle of the contract participant and contracts with the contract of th se ngun se hondist en ella banta o percunya. Cunada lus qua la binecaban to a littera cares co al an hundrig anternamentante debaga de la pura grap en forth or connected. Less ing once despose do la ber dans la vanité à desa gui-Potečki poz terigo pajton izregovan habar neguldo mácila pinta y 📹 Pulsarrup 🛍 on purels. To so up questo testavia sagria Lorppy on al agra y lungo catio do erin brender para previouses à Admitia Livrus pa del gancia de la paris, balife

dos centinelas enemigos á la vuelta de un camino y aprovechó el momento en que le volvian la espaida para echar á correr y precipitarse al camino cubierto. Los puestos franceses al pronto le recibieron á tiros, pero al reco- o nocerle, le condujeron al gobernador á quien entregó sua despachos. Después este bravo soldado ha sido recompensado con una pensión y la cruz de la Legión de honor. Sin tan brillante acto se hubiera perdido la guarnición de Almeida.

to a Google

H 4 TY ARVAR & Vyck

# NÚMERO 8

ESTADO de las fuerzas que de los ejércilos 4.º y 5.º concurrieron a la memorable batalla de la Albuera en 16 de mayo de 1811

|                                                                                                                                                                                                                                   | DISPO                                                                         | NIBLE      | AE .                                                          | JAS            | ŗ                                             | URRZA T                                               | OTAL                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DIVISIONES  Y ESPOS DE QUE SE COMPONES                                                                                                                                                                                            | Jefes v off                                                                   | Caballon . | Jefes y off                                                   | Caballos       | Jufes y of 1                                  | Tropa                                                 | Caballon                                |
| 4 * EIERCITO  Tanguardia  Mariscal de campo D. José Lar- Dizabal.                                                                                                                                                                 | ,                                                                             |            | . 3                                                           |                |                                               |                                                       |                                         |
| infanteria de Murc'a                                                                                                                                                                                                              | 49 65<br>13 42<br>19 56                                                       | 1 a        | 22 + 43<br>24 - 56<br>12 - 30                                 | 6 r            | 71<br>37,<br>31                               | 1095<br>686<br>867                                    |                                         |
| Сатро Мауот,                                                                                                                                                                                                                      | 26 64                                                                         | ·          | 20 78                                                         | 5 ;—           | 46                                            | 1082                                                  | -                                       |
| ∀uniα                                                                                                                                                                                                                             | 107 229                                                                       | <u>-  </u> | 78 158                                                        | 9              | 185                                           | 3680                                                  | <u>-</u>                                |
| 2.º Divinión  Tentenie general D. Francisco Ba- LLESTEROS  Infanteria, 1 º de Catalenes Idem de Barbastro Idem de Pravia Idem de Castropol Idem de Cangas de Tineo Idem de Infiesto  Suma                                         | 11 21-<br>17 54-<br>31 54-<br>28 49-<br>26 56-<br>21 55-<br>20 44-<br>154 887 |            | 7 14                                                          | 0 2            | 11,<br>24,<br>82,<br>81,<br>33,<br>82,<br>28, | 688<br>602<br>629<br>692<br>718                       | 3 4 2 2                                 |
| 4 * Dívislón                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                                                               | -  <del></del> | <br>                                          |                                                       |                                         |
| Mariscol de campo D José De Za-<br>Yan<br>2.* batallón de Reales Guardías<br>Españolas.<br>4.* batallón de id<br>Irlanda.<br>Patria.<br>Imperiales de Toledo.<br>Legión extran, eta<br>Cludad Rodrigo.<br>Reales Guardías Walonas | 24, 604<br>19 624<br>41 700<br>28 564<br>82 544<br>19 522<br>424<br>12 611    |            | 9 20<br>12 20<br>84 40<br>• 7<br>14 18<br>1 11<br>3 16<br>3 9 | 8277 577 5     | 38<br>81<br>75<br>28<br>46<br>20<br>25<br>16  | 815<br>886<br>1110<br>648<br>780<br>645<br>588<br>735 | 3 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

|                                                                                                                                       | DI                         | SPOND                                     | BLE                                         |                    | BAJA                                 | _                                     |                                 | erza to                                      | TL                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DIVISIONES Y CUERPOS DE QUE SE COMPONEN                                                                                               | John y off-                | Frops                                     | Caballon                                    | Jefes y of chales  | Trops                                | Caballos                              | defeay of                       | T≡pa                                         | ('shallos                                    |
| Caballería  Brigadier D. Casimino Lov  Escuadrón de Granaderos  Escuadrón de Instrucción  Provincial de Santiago  Husares de Castilla | 24<br>12<br>80<br>27       | 260<br>1 '7)<br>30s<br>- 84               | 260<br>120<br>305<br>384                    | 2<br>1<br>10<br>11 | 57<br>55<br>393<br>87                | 14<br>24<br>223<br>28                 | 26<br>13<br>40<br>38            | 817<br>175<br>701<br>471                     | 274<br>148<br>531<br>414                     |
| Suma,                                                                                                                                 | 98                         | 1072                                      | 1072                                        | 24                 | 592                                  | 293                                   | 317                             | 1664                                         | 1863                                         |
| Artillerza Ocho plezas ,                                                                                                              | 7                          | 96                                        | 85                                          | 1                  | 24                                   | 2                                     | _8                              | 120                                          | 57                                           |
| Ingenieros                                                                                                                            | _6_                        |                                           | •                                           |                    |                                      |                                       | 6                               |                                              | <u>.</u>                                     |
| 6.* EJÉRCITO<br>4 * dívisión                                                                                                          |                            |                                           |                                             |                    |                                      |                                       |                                 |                                              |                                              |
| Brigadier D. Carlos España Zapadores y guias, Rey Zamora Veluntarios de Navarra                                                       | 4<br>39<br>14<br>10        | 66<br>171<br>830<br>851                   |                                             | 36<br>42<br>11     | 11<br>568<br>541<br>169              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4<br>65<br>86<br>21             | 77<br>1042<br>871<br>1020                    | :                                            |
| Suma . ,,                                                                                                                             | 57                         | 1721                                      | ·                                           | 89                 | 1289                                 | •                                     | 346                             | 3010                                         | <u>.</u>                                     |
| 4.º EJÉRCITO<br>Caballería                                                                                                            |                            |                                           |                                             |                    |                                      |                                       |                                 |                                              |                                              |
| Brigadier Condu du Pungu                                                                                                              |                            |                                           |                                             |                    |                                      |                                       |                                 |                                              |                                              |
| Carabineros Realea                                                                                                                    | 20<br>24<br>13<br>13<br>12 | 48<br>118<br>111<br>76<br>88<br>80<br>121 | 52<br>166<br>150<br>99<br>121<br>102<br>126 | 4 1 2 4            | 6<br>51<br>48<br>28<br>61<br>28<br>9 | 6<br>22<br>24<br>13<br>38<br>9        | 24<br>25<br>16<br>17<br>12<br>1 | 49<br>169<br>169<br>101<br>149<br>108<br>130 | 58<br>188<br>174<br>112<br>159<br>111<br>135 |
| Suma                                                                                                                                  | 87                         | 684                                       | 816                                         | 11                 | 281                                  |                                       |                                 | 866                                          | 937                                          |
| 5. FEJÉRCITO<br>Artilloría                                                                                                            |                            |                                           |                                             |                    |                                      |                                       |                                 |                                              |                                              |
| S. is piezas                                                                                                                          | -1                         | - 58                                      |                                             | <u>.</u>           |                                      | -                                     |                                 | 79                                           | <u>.</u>                                     |

# RESUMEN GENERAL

٢

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISPONIELE              |                                    |              | BAJAE                     |                                  |                 | FUTER TOTAL                   |                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| A CPERCOA DE CER DE COMBÔNE. DIAISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jefes y r 6-<br>ctatins | Troj. e                            | Caballos     | Jefes y off-              | Trope                            | Caballot        | Jefes y ufi                   | Troja                                | Caballes   |
| 4 o Elercito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                    |              |                           |                                  |                 |                               |                                      |            |
| Vangaordia.  3 b i tv s. 1  4 b dives, on.  4 a dives, on.  4 | 107<br>197              | 2911<br>3 71<br>- 35<br>10"-<br>95 | 1072         | 78<br>37<br>76<br>24<br>1 | 1389<br>179<br>1407<br>592<br>-4 | 294<br>294<br>2 | 355<br>191<br>273<br>117<br>8 | \$680<br>4150<br>6152<br>1664<br>420 | 2363<br>37 |
| 6 ° EJÉRCITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 1                                  |              |                           |                                  |                 | '                             |                                      |            |
| 1 * división                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87<br>85<br>2           | 1321<br>634<br>(%)<br>13928        | \$16<br>1923 | 9.6                       | 1289<br>281<br>21<br>5791        | 121             | 143<br>44<br>1028             | 3010<br>865<br>79<br>19720           | 2539       |

# PANA MAYOR

| General en lefe de las tropas del 4.º ejercita.<br>Jefo de la M | El ten ente general D. Josquia Blake<br>El ayudante general D. Autonio Burriel. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| · mar dente general de art Heria,                               | El te i cute corone D. Jose Saravia                                             |
| Idens de li generos                                             | El teniente coronel D Josquin de Ribacoba                                       |
| or bural en less de las del 5,º ejército                        | Ra casy tain general D. Francisco J. Castados.                                  |
| Jefe de B M                                                     | El mariscal de campo D. Mertin de la Ca-                                        |
|                                                                 | Trezu.                                                                          |
| for st dante general de artifleria                              | El brigad er D. José Garcia Paredea.                                            |
| Idem delicenteros                                               | El director sublaspector D. Manus. Puello.                                      |

TROPAS inglesas y portu puesas que esturieron en la batalla de la Al vera de 1811.

| •                                                                                                | Hembres.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Infanter: regnolentos de un bafallón números 8,7, 13,28, 31, 34, 39 48, 57 y 65, a 730 i c. bies | 7000<br>Shire<br>1500<br>300 |
| home .                                                                                           | 17146                        |
| l'un brigada de infanteria inglesa que acumo al ejercito el du signiente la batalia.             | 1= 10                        |
| 294 (                                                                                            | 188-00                       |

ESTADO general del ejército aliado que se revi io en los compos de la Alluera y asistieron à la batalla del dia 16 de mayo de 1811.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hombres<br>de todas<br>armes |                                                                                         | Caballos                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cuerpo expedir or ano, compuesto de tres de tres de tento de tres de tabalenas de intentente de de cabalenas de de cabalenas de cabalenas de seis pi zos de artillor a de lugles a y pertugues con vein de y emeo pe xas de artillor a de la fonda de | 315 <sub>1</sub> J           | La caballeria del cuerpo expedicionario astrudo del | 1204<br>1401<br>15600<br>2660 |

NOTA — Deben contarse 2000 solamer e en el total perque ana origada inglesa quedó cerca de Bana oz hasta la monana siguiente a la batalla

# NÚMERO 4

ESTADO de los muertos y heridos que tuvieron los cuerpos españoles que asistieron á la batalla de la Albuera.

|                                                | 1     | MUERTO         | 3        | 1      | HERIDOS       | <u> </u> |
|------------------------------------------------|-------|----------------|----------|--------|---------------|----------|
| CUERPOS                                        | Jefes | Off-<br>ctates | Тгора    | Jefes  | Oß-<br>claice | Тторв    |
| 4.º EJÉRCITO                                   |       |                |          |        |               |          |
| Vanguardia.                                    |       |                |          |        |               |          |
| durels                                         |       | 2              | 26       |        | 5             | 58       |
| Canarias                                       | 1 :   | 2              | 16       | 4      | 4             | 64<br>47 |
| Cazadores reunidos                             | ;     |                | . 1      | ,<br>F | ;             | 10       |
| Campo Mayor                                    |       | lt .           | 5        | JI.    | 8.            | 36       |
| 8 * divinión                                   | ,     |                | 1 1      |        | 1             |          |
| Compañías de Catalanes                         |       |                |          | 1      |               | 1        |
| Barbastro . , , ,                              |       | •              | 5        | *      | 2 2           | 28       |
| Pravia Lega                                    |       | 1              | 19       | ī      | 3             | 36<br>25 |
| Castropol                                      |       | 1 4            | 1 2 1    | î      | 2             | 8D       |
| Cangas de Tineo                                |       |                | 8        |        | 1             | 16       |
| Inflesto                                       | 1 *   | 2              | ∱ PL     | •      | 1             | 16       |
| 4.º división                                   | 1     | 1              |          |        |               | l        |
| Gastadores                                     | i ii  | ,              | 2        |        |               | 11       |
| z <sup>o</sup> batalión de Reales Guardias Es- | i     | 1              |          |        | Ι.            |          |
| psholas                                        | l :   | , a            | 25<br>37 | 1      | 2             | 139      |
| irlanda                                        | 1 :   | ,              | 1 36     |        | 13            | 223      |
| Patria                                         |       |                | 2        |        | 1             | ī        |
| Imperia es da Toledo                           |       | 1 1            | , 4      | N.     | 1             | 16       |
| Legión extranjera                              | l :   | 3              | 3        |        | 19<br>13      | :        |
| Reales Guardias Walonas                        | 1 :   | ,              | 1 2      |        | 108           | 1 :      |
| Cabulteria                                     | 1     |                |          | 1      | , "           |          |
| Escuadron de Granaderos                        | Ι.    | ,              | † 1      |        | ,             | 16       |
| Escuadrón de Iustruccion                       |       |                | . 1      |        | 2             | 10       |
| Provisional de Santiago                        |       | •              | 9        |        |               | 4        |
| Huantes de Castilla                            | ١.    | 1.             | 2        | ,      | 1 *           | 1        |
| 5. EJÉRCITO                                    | 1     |                |          | 1      | 1             |          |
| a.* elvisión                                   | 1     |                |          |        | 1             | 1        |
| Rey                                            |       | ,              |          | · ·    | 2             | 6        |
| Zomora                                         | 1 4   |                |          |        | i             | 8 18     |
| 1 • de Catalanes                               | 3     |                | 14       |        | l i           | 46       |
| Caballeria                                     | 1     |                |          |        |               |          |
| Reina                                          |       | ,              | 5        |        | 1             | 7        |
| Algarve                                        |       |                | 3        |        | 2             | 4        |
| Húsares de Extremadura                         | ١.    | 1              | 8        | ļ ,    | •             | 3        |
| Artilleria                                     |       |                | 2        | į .    | F             | 3        |
| Estado Mayor. ,                                |       | 1              |          | 8      | 6             | l        |
| Suma                                           | .     | - S            | 249      | l -    | 104           | 1007     |
| N2/90/T                                        | . 1   | I B            | 249      | 1 7    | 104           | 1 1007   |

### APÉNDICES

# PÉRDIDA TOTAL EN EL EJÉRCITO ALIADO

|                     | MORI         | k70\$             | 168              | 1048               | Pride<br>6 exte | nerre<br>Lylades | 101              | rau.                 |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| CLERPOS DE BJÉRCITO | Officiales   | Trops             | Officiales       | Tropa              | Oficiales       | Trops            | Odelales.        | Troja .              |
| Españoles           | 9<br>32<br>1 | 249<br>850<br>101 | 111<br>159<br>15 | 1007<br>573<br>246 | 14              | 356<br>26        | 120<br>235<br>16 | 1± 6<br>4953<br>37 . |
| Suna, ,             | 42           | 1200              | 285              | 4826               | 14              | 556              | 841              | 5563                 |

# TROPAS QUE QUEDARON DESPUÉS DE LA BATALLA

|                  | ·Bars. 785    | Cabalios    | Pie. as |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Fuerza que hubia | 31500<br>0: 1 | 2600<br>1 → | 31      |
| Quedaron         | 24077         | 3441        | 29      |

# AUMENTO QUE TUVO EL EJÉRCITO

|                                                                                                                                                                           | lombren | Cabal 62    | Pjogns. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Quedare a después de la Patalla<br>Llego, el dia signiente de la batalia una brigada inglesa que                                                                          | . 4517  | Hal         | 29      |
| Labra que lado al frente de Bada, ez                                                                                                                                      | 1500    |             |         |
| Llegaron el 78 o 24 dos divistimos i glesas.<br>Ar illeria del energe expedit di rio que l'ablendo desembar-<br>cado en Ayamolde, con las tripus, lago per Portugal (122) | 10630   | a <b>00</b> | ,       |
| 62'de mayor.                                                                                                                                                              | •(00    |             | 12      |
| Suma .                                                                                                                                                                    | 56877   | 4041        | 41      |

#### NUMERO A

Permo Nr. Ter ao la notesfacción se amuneiga à V. A que el ejerr to placio sus afactonales y partir que a latarizante el y gioriumamente en est el numpos de la Albuera, antes de nyez 16, al ejércita enomigo, que atrevida y potentimena ente conditata el norma al nos el productor à la cojur y conquistar de ni evo la Extremed des. Desvanocidos sus proyectos, está en detida re sea ni el le sea gira indicata de autoria sa, contrata por nuevas tranguardia y algena infontería inglesa.

No sire à V. A. que se haya conseguido una victoria fácil; la batalla ha esto però da vino pero energi es a por ambas partes anique procè a fina des pero el es pero el esto pero el esto de la reexo, bese riertamento más plo torse y estudacturas el transfe.

Hates we it records fuerum extraordinarias con una activaled propor rionals alignade objeto que se había propuerto, évamos, sin embargo, prot mamente se ale- a é en tefantesta ann un a- examin a mucho en artificia y en el numero de caralleria; pero tal era el ardor con que las tropas de las tremas de las com des des caralleria; pero tal era el ardor con que las tropas de las tremas de las com que recipro amente se ayudaban y se costenias, que del mumo meso que à est e at est en el teramo é or orannos cor bata o à cua que ra com a com de la recipro de la libertad de la Europa.

to tuviere á bien preguntario.

Me tattan voces para dar ena idea cal-al-del com y biancia de les generates pries y obtance especial-a y de la atropi les un las tropas éntas exoplas extraordináriamente à sur rome indus, al para que con el grades por eless, y pries y otres habian con verdad, prud a tendo esta corried union, esta impensidad y sula religious confincia, que impressione más halaguetas en el anime de los verdaderos amantes de la causa española.

Aunque me abeter en por a sera de nombres à ageites determinados, pot uvitar el rivege de tocurrer in vacuntament ente en preference as, no poeto parar en elencio el eximente mérito mostar del len moste mariera. Bereaford, general en jois del e únito augio exitagués que poe la supercentad do sa riora y convento acterior con el general Cartalon, ha dirigido la acción made hay comparable a la totoligene a actividad y entor de este digue general curo ejempos impeto à primer con donne lo, como canvences sen começos.

Disse guarde à V. A. mucious attos. Campo de la Albuera, IF de anyo de 1011 - horme tr.: Jesquin Bissèr — à B. A. si conseje de Regencia,

Exemo. Er : Los grandes batallos, que par ens afreunstancias han de per momeralies, ind accentra ni ptedes reforme por recrit de un se la bastante expresivo, que representen á lo vivo los hechos gloriosos y que coloque à los valientes soldados en el eniments lugar que mercon. Las altgrap e consulum de la Alikuero. Desa constentro del montos por uso ce funcio. bates mas suagricuites de esta guerra, surán para stempre, desde el d.a. el de este mes digno objeto de la nienceria y admiración de los hombres, al consideration etablerton de 3.000 y mas greereren marrios y incretes por us s y otra parte en el breva tiempo de meta horas, cuya sangra hara brotur l> samos marceles para cocomer mes arions anglo-port guesas y espeniclas. No ca facil, ni me bica perticularizar los detalles de una batalla tau recida con o importantistam, tal vez las ventajosas consecuencias que nos pron ete na h an empezado à mostrarse ya à la vista del Golderso unies que degue es o aviso, y no serà nucho que in plasa de Calis sea la prin era que . Ja el feuto de esta victoria, élebre, de que voy à referir à V. F. a guina circui mantims particulares que me corresponden directamente, y que debo hater prissentes al Golierno por la situación en que me helio

Con fecha 26 co atril miliado dipo á 7. El que la extinord havia avem la del rio (sun hama, llevándove el puente de cumpaña establectio al funte co Jurumeñas, de ó cortana la somunicación de ceta parte de l'xiren adurs é u el Portugal, imposibilitando mi entrevista con el Lor i Wellington en Yeves. Con este motivo me dirigió por eccrito una men oria, en que manifestaha ana idean sotre las operaciones a le la parecian col vollentes en Extróniedura, v que hané muy conforme con les mies, excepte un ari unio, que. por tocarme directamente, no me pareció pradente un > 1º con in dire pues que estal lecia el principio de que, en cuanquista esso de reunirse diferentes cuerpos de ejércitos aliados para dar una batalia, del la famor el u sado cet todo el general más sutoriendo por graduación nel 1 ar y altimedad, e rcampian, as que por precisión hacien eser en mi este a ando, y, que por todas consugeraciones y bajo todos aspectos debia rentrar, como lo hale, propoprendo que para el caro indicado deserra tos ar el mando aquel y neral que conentriese un la sensión con mayores fuerras, considerandose has do los otros como auxiliares; propósición que me liconji o lia si le tai, acertada como fué hien admitida, argún V. E podrá reconccer por las cor ins da ma or so à Lord Kalanaton y de sa tululación à respuesta que ún bes naom pa

the majanithe.

Intermediate the control of the measure of the control of the cont to general likes grounded long material relations on all plants of per pour long a court, as in their the moin reconserve that for each side a pair for foliation resultados que ha producido la gloriosa batal a de la Alubera, en que, por compositions, a le di quel pe ne più tomiù el maneto el nite a nelle y digno piùriocal Beresford, à la primera noticia que se tuve de la ventua del mariecal Soult robre Extremadura, dispuso el >r. Blake el moy miente de reunión de our trainin cur, les des ejére la placéa con tanta par l'es ded e capetitud e q r. plan acue alto, que pordo destre foecos cuntas" - uto o umestico para te rificario en frii da aba partea, pues do revelerios ano fue case à las spis de la nache vigora de la batalla ma que pudicar con t'estecte, cupi de éc dic pupin d ataces at e30 xito. Abado, que coma ave seguerar o y note en tos act e rio do la Albuera, teniendo ente punto la partico ariel la circinetancia de ont proclammenta el qua Lord Wellington, habia lucticado para dar una fetalia Al I concurrimen el dia 16 de reto men tren gruperales de en primerco jorarquian militaren, bili tropa de tem nacionar, alli distalunto y general s consistence de diferentes ejércites españoire y aill, sin embargo, ha reinado la más curdial armenta entre de greerada in más fraterias anión entre las les paso la mojor ve untad do pridegrar nous à circo en el mojor riesgo y el mas indicado desco de avec ajamo en los refueradas en la gioria del trinche repartida ton abundant-mente y con tos ignacidad, que todos arrestran trofeso. y hisgono licos q se e estingue la sumbra de junicira ajunca.

En nature Analt, sun eyes to inforter al nuestru on el nomero de un informatio en informatio per superfer en anhal seta y artificeta, no co detuvo un mumento en al ataque premoditado, dissipendose contra nuestra pente on pur junto al partirio de la Albiera, que venta à quedar un el contra de la litera, quen un re-principe en rendera un alteque il leu y que un objeto era ganne el face o deserto en que ocuparan he tropas repairemen arreantirian recentamente que la anexa partirio de ton un estra con partirio en el fine de que despiega las sucretivamente de tano un estra con partirio en adderen acestra en arrea de transfer en arreado de tano un estra con partirio de senten acestra con la librar y curririo de rendera de tano de primitivo de contra de la librar, trabando en acestra formatica más elemente de la librar, trabando en acestra que de contra en elemente de la librar, trabando en acestra en elemente de la librar y contra en acestra de la librar y contra en elemente de la librar y republicar en librar y contra en elemente de la librar y contra elemente de la librar y republicar en la librar y contra el librar el li

Li aperatya sufurarido esda ver mão repetta sua alegues refereácidadas emptinuamente con tenpas da serezva, pero encuntrata, eten pre utene, qua or ly historian improvintesh on a strong to the electronic start and the pied exvago toda la intropi los y arroj / de la ca' alteria potaca y 6: foro-idal se fusgo do no numerona nei dierin, que een va izueno vontinando ma intera mina, Al fin turn que cerier. à lan dun y miedia de la tarde empouners à refreeuler, pin de ar do combatir. L'atonces fué escrado y perteguido en en retirada hasta ion hiergiese y althres, que sha orapeado, para amirenese dejando di encuyo do basella culverto de castátures y de un número considerable do hopilon give no prefu to logo in give. It ut da lun par lon fuerten aguacoren gene acumpa, abus à la pritée, format ap et concret mis més horrures de la grarea, constando los arroque enograroquinhos por las vertientes de las actuesa La perdale dei esses que regan ca es espendencial, confethado despuda por varius dometores, ancierale à spas 7, 200 hour brew ontre son muertes se egop (n a) ganora, kerio suo garid en el campo do batalia, y al peneral l'apiu que murió por la ne- he do resultan de nun heriden "go generales unana, litta y glegg spinoren hertstar. Paretes 16 disin ha stdo también considerable anny 20 may afertar à la decenantan el Pr. Blako sharper à la esbuis de las teopas dende al mayor poligro Harabia an atención, escible un baiago da Is not record to all brace together to seem by felligided do compared note of wentings. y in com ca. e'm hocorio dofio a'guinn un mestro do lan taminer lo rirego he pina tre ida la fletispa de quedas ficco este general, es sa periida hubicea. grido una vurdadera desgre se para la naciona. Le rate meste diè al mas rècas ejapijski dina osta ternis, zao ospteran toitar du biaderta y soronidad mant-niéndure constantemente en les primeres files tode el timppe del eom bate

I spectador inmediato de una intelia isa abatinada, un un atrevo i particulariam elegian porçue telim con procesion, peles aficiales y mediadem en inn enveleira a de e una como a porta en al valor y franta, con aqualla arrenteded accur palada del fueur que esaltaba el espérita da torian. El buen arion, esacti ad y subsocidad en las resolutadas ena un miente a para enuma an un ejantes casas, ha seda el abreto de admiración general un se destaba mán que proces de una divida cueta. Los generación fueros als espúnsos a que el genera de una divida unes entraces en acción, fueros al combata, a) inde de las primares tropas, mádio falto de su puesto, y tedas septimos conservarie con el valor que constituyo el honor individual y el de las armas.

Soult, sin haber legrado dar vista à Badajos, tuvo que emprender su retirada para Villaiba y Almendralejo antes del amanecer, dejando en el bosque que ocupada su campamento muchos muortos y más de 200 heridos, que no ha podido liavar consigo al enviar con los demás à los pueblos inmediatos; va perseguido y observado por el conde de Penna Villemur, con la caballería y vanguardia del general Lardiathel y con algunos batallones ingleses de tropas ligeras.

Estas non les circumstancian que he crefdo correspondia manifestar à V. E., por mi parte, acerca de la batalla de la Albuera y sun antecedentes, cuvas acertadas maniobras, dirigidas por el mariscal Herceford mempre de activido con el de Blake, han proporcionado una gran victoria, que nos ofrece etro resultado de la mayor consecuencia.—Dion guarde à V. E. muchos años —Campo de batalla de la Albuera, à 18 de mayo de 1811 — Excelentístimo S. —Javier de Castaños.—Exemp Sr. jefo del Estado Mayor gene-

ral de los resies ejércitos.

Albuera 18 de mayo de 1811.—Milord Tango infinita antiofacción en participar à V. S. que el ejército allado, reanido aqui bajo mie érdence, obtuvo el 18 del corriente, después del más sangriento combate, una completa victoria sobre el ejército enemigo, mandado por el mariscal Soult, y voy à referir las circumstancias.

En mi anterior parte informé à V. S. de la marche del mariscal Souit desde Sevilla, y que, en su consecuencia crei conveniente lovanter outeramente el sitto de Sadajos y preparazios à encontrarie con etras fracusa unique más hien que atendes à rios objetos, con riesgo de malograrios amban, de malograrios de la contraria de la contra

lo cual era conforme à les instrucciones de V. S.

Pareca que el mariecal Soult habta estade large tiempo haciendo los mayores cefuersos para juntar una fuersa que creia muy suficiente para su objeto de socorrer à Badajos, y à este fin había encado multitud considerable de tropas de los cuerpos del mariecal Virtor y del general Sebastiani, y aum tambien creo que del ejército francés del contro.

Hablendo completado de este modo sus preparativos, se puso en marcha el 10 del corriente, desde hevilla, con un cuerpo que se calculaha entonces de 15 4 16 000 hombres, con los cuales se reunió al bajar 4 Extremadura, el cuerpo mandado por el general Latour Machourg, que se suponia

de 5 000.

El general Finks, inego que espo el movimiente del mariocal foult, conformandose enteramente con si pian propuesto por V. B., pasó à formar su reunión con el cuerpo de tal mando, y llegó en persona, el 14 del corriente, à Valverue, donde, con su accordo y el cul general Castaños, se determinó

sulir al encuentro al assenigo y presentaria batalla.

Canado supe que la determinación del onemigo era sucorror à Badajos, ya había yo levantado si campo delante de dicha plans y becho marchar la infanteria à la posición que está enfronte de Valverio, excepto la división del marcor general el honorable teniente general Cole, à quien dejé con 2 000 hombres de tropa española para cubrir la avacuación de nuestras provisiones

La caballería, que, regun las órdence que tenta, se había retirado á medida que el encuigo avancaba, en reunió en Santa Marta con la caballería

TOMO 3

84



dal gameral Diako la dal gameral Cantañas, al mando del ambda de Panno la camus, bubia estado e-compre cun la británica. Como puntara postellas as la preseda atuação esta fuerta de ata libre la compunicación con Dadapas, de termina termas en este ingue posteción, la mejor que se pada en se pase apto estados en estados como estados en entre en entre en estados en entre e

La aparelto astada puas sungliso açus al 18 del corregato ol aparpo del gritures hinks gangos b co una marcua fortada di efecto, no pudo fiegar basta is number as assurant an assurant process and all in one opdia an junté taux den un peux pe con de conporter a accord la division del general floto con ta be guda muserois à las decimem du D. Carton Louada. Diametra cada durta en l'adica vivir forcació en la ciafiana del 18. A pelicaren à Banca Maria y casi bida da recepció digue. Por la tardo do discho dia do presion. to 6 parents fronte et egen top. A to modern e gravate atmar paperen dup puntictiones pass reel arte, formando en dos il concent parate se si sto diy embre top can took one two dools sindages 6 ha seeds army on V. It bloom April que tenig la augmeten de auto paré en tragalitat la pier tenta indicisio de genigo. El cuipepo dio generali bisho arrava di la derecha do la dissimola, del (nasur growte), el universitor, en varino il rittari, en es laquitoria (legada al eg. token on the da ca, on denote an problem to director to in attractor des propur grandred bleaus to a que correbe le requierda de la Lann. La diventén det que names two with most brighted out growing blackflow. Incomets to deputing the nan dal ejárcito británico y portuguás

No definté trache tietres en staque e etten ign en la meligna del 16 puis å ign or he av aban ve gan rate ig og muri grænte. Vægetam pager sy calegrerie al rigeliquie de la Arbaura gene acres de ministre dure de Pura después ma mean des hueste que emple enfrente de puntites una gran fauta de ma barrers 1 d d furtire missional de infantersp. d r grendide & nomitee fronte dans a page gracial of legal y product do to distribute. appreciante à com at mo-oyo do so oxugamen may request to the name or the dont sands at principal ctive por de so inflatives in tree of etc. mills acid do unimites unevelos y a puis time po apareiro que as lateur ina est aprocratad pot agent da are y instar pus is doministicación cum fairem to pur to tanto torro orden la división dal grantes time para fore at 6 is recagnorille de numbra detucha une mais soldscua popunga o à retagnardia dis propia durera à 7 mm to sa essousa o que la intención dat enemigo era atacar aquetra derecha dopolo a gracera. Chala gue furmem parte de en promeré tipes y todé la engunde en aqual frents (p que de ejerció. El enemige en jues en blaque à las ouers, ets ciase al gripme Untrepo de amenastr aurales izanterda, y detreta de una izega y utasera remoting-in de party de los troyas erpasiones. En apocusé de sas atturas en que no bailes frequeds. Entertanto un la avabanto la ilvizion del bionurgion mayor goneral tend orano croses pura matenar a an ecuasi. Y to del mayor go moral Numerico hazia in injularia da la binon appalina. Cermandan an esluguage corrades to bestaltingen, part groveres de todas direccuiens.

La brigada por agrana de caratorea ao escarto del brigadior general.

Chano en questo a oguna distancia tobre la tra servia de deta, para contemer cualquiera tentativa del enemigo sobre el pueblo.

Come has already and all anomaly behas are pade domination unforcements to neverte general surplements and account to do is putitive para receivertes y manifestate, and as income con arrays in distinct dat general between anomals at the manifestate of the parameters of the paramete

at humo do tao descargas, no prespitta discurute con clarifold com giustums. del ento como la anterniera del terrono agua favorentico en entrepo al upptalijo para format son antumata e para no ataque sobinecandio. La brigada deserba de la distatio dei general Fewart & ignordenas dat consumo aurocal Casbarns for la primera que antre ap grecég y se capingairon la mayar his pareta. Viendo que no poeta ser hatada la cutumna enumiga esa e fuego, pass & algebris out its intremela, making of acts memor to earger full extent). in par un cuerre de enhacaria conaficia, y de canequiente, na in hicurran fuego átagada pitica do ticoporcido ou qui retaguandas fue ente desgraciadagropto, y padreio graebiesino. Pl myrarianto II que formada sa ingeneráli do la le lengada. Dub ol que Colesponento de ciliurió de esta apega y comunero sta positio finite of mando del masur L. Latenga hanta la Legista de la tercura brigada à les decents dal nessur grappal flaugation. La grapdocte do mis brigana for harries y no le fue amune la de la esquenda brigana al enego del honors de tentente enrunel à beres mbret. El mayor general Haughtun an el momento que entanha á en brigada á que rergian, caso muerto de ausharinas. Aungus al stagus principal, dai ansaugu fus ap unto panto do da darming the biffe him etrus tentatives centre is parte de necetro frante permitting hards of ingury passars in cural full defendats only of master do muedo pur el mavor general baron Alten y por la trigeda do infanteria lignes do la inuton alexana, cura conducta. Dajo tustos anportus, fur digua de ion mayores engine beta ora entracen primera inquierda, adendo babba avancado la distinúa del mason proporal Nami ton el cual incomerce es atl posits of als, or del areatige subre purifies done his antero appropriate de is didayobinces grambo an abnominest minutaco any chary large at ampeleo do tropas españolas.

La estatione d'informats del compten que intenden ferrer equate de contra de company de contra d

To provide measure de compose el mode con que se sirvid y con que combinate acto acto. El marce inaccent, que manda la bestantes el marce libraran que manda la bestantes el marce libraran comandante de la protegiora has coloran de la actituda considera de la actituda de la actituda de la actituda de la actituda considera de la descripción de actituda considera de la descripción de la descripción de la descripción de la actituda por el lenguada con estante de la actituda de la actit

quatiqué aun et aire inmediate al proble, un al cual de pude commiguée com algune al crurar es tie aunque pusse hable visto obligado à mone gran de mero de tempas para acatemer el principal punto de ataque, pere el anomigu, viendo dechecha en ampresa principal, tembién attent un la otra fectalism.

La division porting west det major general Maro ton accentité en tudde les commis marces à mess y valur y respiched lan hien appea la británica. La reignda porting seu de brigadier general Maroes, partenacionés à la división del general tiole tuva ques a de lantagu se cuando marchando en linea por la Lapura, rechasó con la mayor femera una sarga de la caballe ría encusiga.

ha in partolo unoncerar todos ha ejum plos do disciplina y valor dados on cula acción tan relicio de jamba habo tropas que más exforada y glorionamen to havan mentendo e hanor de ma competivos meciones. No ha podido parter invitar las brigo as o regimentos do la frucian sepañola que estatiera más empeñadas, parque tance ses nombros, para longo a mavel estadore en en decir que se condecta fre la más hienera y gloriosa. Y son que par el superior y momente presido la forma enemiga aquella parte que estada en la posición atacada en la abitigada a reside es terreso, no fué sino después de con la recome reconsecta y resultado en hasa area area australisado de mie abitado el no dude que se la persona buenes Presidentes hasa ampara juntada on oste punto, haciendo mención hourons de los houemávitos.

La la sila emperò sino nuevo so se pariana a continuò giu inferropción basta las sico de la terde en que babieral, esde prespeto di enemigo máre la differm, no busto en se restante del día más que cadence y tremramitico.

No har expressions que nicamem à ponderar deladomente la admirable talentia de tas tenços tenjos tos tentinidades desen princes con giurta en de los comos servit a la gran pérd la que hen os mérida à pesar de habes sociamen a vivos galital section a resultan que nuestron os ortas estadomente los del à e regimentos escapas tendidos en las flas organ habian combatido, y que touas que herritas eran de fronte.

a but, red to mercur genera, treat ermo Eraner or distinguió may particularmento y écetebre to a sebr à a victoria recibió dos contuntones, pero to stando of that per lei mayor general to L. the tan son is accessor à tanto e agre, a lengo mercho ser tantento en cermo privado par algón to impo do son cervicios, à coura de la herida que ha recibido.

be from some tentence coronel thereem and commendants do in segunda bety add to be a distance of matter L. buttengo dol torces region to a section of the construction of the construction

herry n'un restrictarmente emisterbo de mascr pennent el brancable for lera un un ret por le grando babeli ind con que romatic à la nume um enballería del enemigo y fruntró un objeto.

In his time to move in at major general Hamilton que mandaha en in tennior a fuent ten friede ateque actes questra directa, y morecen ser numerous ten ignate cate ina brigadas pertuguena del genera. Fenreca y Archi inido Cumpbell.

It many present Alten y la excelente brigada de un mando una nurse to ren à martin a compan a norgere à b. It con gran placer que la cu conte y becarre constante de te-sur les exerces y de unda individue ha etde à proporción de carrer as que un se la etroción de distinguirse un un du as unio individue que no haya consulido con un obligación.

El coronal Caltina, comundante de una brigada portuguesa y aficial de gran mérito temo que queste inúti para el servicio, por haberis llevado una pierna una baia de cañon, y mento profundamente la mourte del general liveguion y de des oficiales de esperance, sir tralizormo Almen y el tomiento coronal Duckwarth.

If a ratio are presented of the contract of the parties of the contract of the contract of the parties of the contract of the parties of the contract of the parties of the contract of the co

La caballera española er ha partado memamento hien, y el condo de

Penne Villemur merces es le mencione particularments.

Are repaired intention of a contract of the contract reliefs y intertioning pure made on grande y to encious as as port in do interested all manifests of a first and the first present of manifests of present of the first in dollar manifests of the first of the firs

La franca del uner igo era mucho mán considerable de la que un una balsa informado y creu que no desprige menas de 10 à 32 000 hombres de infanteria, insiendo etertamento é esto entados non una numerosa gruom artillera. En paperaccióni en cala lorsa entorpoció y reduju tudan poestras apocaciones, y con en artillera nalvo en infanteria después de la

dorroia.

Instrum después de la baialla al citte dende babis cutado autoriormento, pero ecopando e en partetre y esta malana é más bica derante la neche comenzo en retirada bacia "er La per e camino que trajo, habiende abandonado à lindaren à su querte l'ejo m est se de ena beridus en el paraje adende su habis retirado à ina estalecta en regulamente det enumigo pues un entra arma en demando fuerto para que podpo en totonias com aleguas conten el en ina llamaran que cutà atraverando. Así que, bemos sacado sas ventajas que am proposiçam de muestra operación al empigo, as paso, que él en ha visto ob agudo à abandonar la empresa para que nabla cast agotado las tropas de Austaloria, he logar de babos compléte el martarel é-est las altivas landarronadas um que arengo à las tropas al partir de flevilla, vuelva allé



con un sjárcito corcenado, y, lo que nesso co más funceto para ál, con una reputación menguada.

Al referir los servicios que ha hacho mi setado mayor, debo llamar particularmente la atención de V. E. hacia los del brigadier general D. Urban, cuartel-maestre general del ejército portugués, que sólo puedo apreciar, pero no elogiar suficientemente. En todas ocamones he experimentado la utilidad de sus talentos y servicios, y más particularmente en esta, en que contribuyeros seencialmente el suceso del día, no pudiendo omitir aquí los nombres
del teniente coronel Rook, ayudante general de la fueras británica y portuguesa combinada, del brigadier general Lemas, y de los oficiales de mi particular estado mayor. Les estoy muy obligado por su saletencia, como así
mismo al teniente coronel Arbuthnot, mayor al servicio de S. M.; es el que
lleva ésta 4 V. S. muy capas de dar cualquiera ilustración mayor que pueda necesirar V. S., y muy digno de la gracia que V. S. tenga 4 blen pedir
para él 4 S. A. R. el principe Regente. Tengo el honor de ser de V. S., etoitera.—G. C. Branspoad, mariscal y teniente general.

P. D. La división del mayor general Hamilton y del brigadier general Maden, brigadier de la caballería portuguesa, marcha magana por la mañana á atacar nuevamente á Badajos por el lado del bur de Guadiana.—A S. E. el mariscal visconde Wellington.

#### Estano de la pérdida de las tropas inglesas y portuguesas en la batalla de la Albuera.

Ingless. 882 muertos, entre ellos 32 oficiales, 31 sargentos y 4 tambores; 3.732 hardos, entre ellos 150 oficiales, 182 sargentos y 9 tambores, y 544 extraviados, entre ellos 14 oficiales, 28 sargentos y 10 tambores — Portuguasa: 102 muertos, inclusos 2 sargentos, 261 heridos, inclusos 16 oficiales, 14 sargentos y 1 tambor, y 26 extraviados — Pérdida fetal. 4.547 hombres, con más 97 caballos ingleses y 18 portugueses.

# Parte de S. S. ML Marincal duque de Dalmatie A.S. A. R. S. S. EL PRÉCIPE DE NEUCRATEL, MAYOR GREERAL

Como os anunciaba en mi parte del 8, sulf de Savilla en la noche del 8 al 10, uniéndoseme el 12, entre Fuente Cantos y Bienvenida, la división del mando del general Latour Maubourg, el 14 tomé posición en Villafranca y Almendvalejo, el 15 an Santa Marta y Villalha, y mi enballería avansó hasta la Albuera, donde supe se reunia el ejército enemigo. Los diferentes cuerpos españoles, portugueses é inglessa llegados de Cádis y de Lieboa, y aun una brigada inglesa sucada de Sicilia, amenasaban las Andalucías. Mi marcha babía evacuado aquella provincia, y el enemigo había llamado tedos sus cuerpos para reunirios en Albuera. Hailámonos así el 15 á praesacios del spército enemigo, y yo resolví no perder un instante y presentaria la hatalla. La posición que el enemigo ocupaba era ventajosa; estaba en la unión de los caminos á Badejos y Jurumeña por Valverde y Olivensa, pere la división española de Blake no se le había unido aún, y aunque yo podía esperar refuernos, y aunque no tenía á la mano más que custro brigadas de

Fi general de divincon Laiver Manhourg mundaha teda la eshaberta y al general de fivimón kury la art fierta. La general de división virard mandata las dos primeras brigadas de 7 to 0 hombres, y los gouerases de briga-

da Werle y Godinot onda una de las etras dos brigadas.

Frenegum et gouvrat toolinut con us brigada, à la que su uninsun since Michaireann 6 ian òrdanan del proprat do bragada Reicho, do fing e an atagan contra la auton de la Alburra, taquan lump yo con lup rentes cel esfectra con ara la deverba det enemige, que fué relanato nos la caballesta da gengral Latour Maubicurg maniobré con at les a y habilidad, y traté avaque la útilmente, de samaron-eter a un cambo e a la colo-lerfa entraiga. Lata quesfó cone antemopie en terrette. El gruperol la ratt, con sus des brigadas, marchó å paro de raega, y pado in polición coresign, ocusada por una división en gafiolia v una brigada inglera. que retracelarem despeta de una restatascia antanto partinas. 9 90v fumist pocesga dan vivamente. Ili campo de hatalia es haliaha sub esta de sus investos, y tras historia un genn uns eru de primaneson. Aranao antonom la segunda linea del cuentigo, y rebast antoniorabiomonto la guortea. Habiendo pareito yo 4 la nitura, me corprindi de Tot humare the movede in antique, t pero desputé supe per un princapera constiol que Plabe buites tiure-to con \$ 0 to numbron y no habis unido d jus tros de la massana. La partida no ma typal lencontraciónes el enemigo con 89,800 tombres, comado ya ma tama mas qua 14 000 (tagus na Jeota ya sao tuis mi proporto, y mandé en suncervier is punición tambéls sá contrigo katre tanto, la frans enomiga se acorce à la poortre. 7 el combate fità de las mas territ inn, fel gunoral Latour Manbourg has curyne al I . de heanren, al 1 \* do lanceres del Vatula a 4 \* y 20 de dragones con una habitidad y benvura taire que tres beignéas de infanteria tegrena fouron anteramenta dontra idas, tuna pionas de artificarja. I 000 primosorus v 6 bapdoras dipp de los reg mientes fogieses 6.0 64 v 66 quederon en nuestro poder. Deplem al chen un la prescria que le habiames temado. Y no esé afacarines de nue vo. El fango de los tiredores daró hasia las contro do la tardo, hora en que conó do una parto y utra-

Les generales de brigade Werfe y Popin han alde muertes les generales de brigade Mercanin y Araver han side traritées de coronel Francia, del 3 ° regiment o de infanteria lignes, ha side muerte, game inmidia les jufes

de hatallon Astrue y Camue, del 26 y 20

Navetra peritida, entre maortus y bretdos ascismão é 2 200 humbres. No nus ha bertio printenesses e combigo, excepto 200 é 200 heridos que queda ron en sus filas.

El comaiga ha perdido il generales monetos, il ingiesse y i español, il haridos, il des ingresse han sid-borbus prisuscense calquass han hutdo, puro aon contamus con 2004, y il 160 españoles. Todos las nestrias que me he podido procurar assguran la predida des coemigo un moserios y heridos emmo de 5 500 ingiesse, il 200 copos des y ? 5 500 portuguesse. Es, puta un total de 6 500 hombres la pérdida de los ensemigos, este es, un tripia de la musa-



tra; las tropas se han cubierto de gioria; la caballería ha dado las más brillantes cargas, y se ha distinguido particularmente, la artillería ha sostenido su reputación. He tenido constantemente en batería 40 piesas, que vomi taban la muerte á las filas enemigas. Los ingleses han perdido más de la mitad de su gente

El 17 quedamos en presencia unos de otros; 5.000 hombres que se hallaban en Tuval se unieron al enemigo. Yo seguí guardando el campo de ba-talla, y el 18 hice un movimiento de flanco sobre Solana.

He encargado al general de división Gazan de conducir á Sevilla los prisioneros ingleses y españoles y mis heridos con una escolta conveniente. Al momento que sepa su llegada, maniobraré para unirme a otras tropas y completar la derrota del enemigo. - (Siguen recomendaciones por algunos generales y oficiales)

Solana 21 de mayo de 1811. (1)





Estos partes han si lo copiados de los de la Gaccia y de los que estampó el briga. dier Burrie en su memoria

### NÚMERO 6.

Conforme ya en todo la demás, acia nutrigua 🖛 llemesea al tantante coroget D le stag Lorens vien taxes I Jim taxes, I Jim Rimban. Man to Delgon v I. hi gave va a no v → to vous de aptenage designo. den para magain el fiedo y agriciate, morrisono es que topas que tobalem is any serie interested in the organism to be provided in the provided off. giesen à dos ca, itanes, veinte substiternos, y cuatrocleutes hembres de les to therefore allegate to restore to be not come or attractional defeatings. do á la primera ciento cuarenta hombres, á la segunda ciento treinta, y accenta y cinco á cada una de las tercera y cuarta. Pións el mando de la primera al capitan D. Joré Carac, y se la previnc que bajo mi dirección, luego que habiéremos penetra to d utro de la plasa, debía corprender la grant for the first course of the second of the second for the second of man in present from a consequence of the formation in the contract of the cont tán, un oficial y treinta hom? res on squel silio, y que con la fuersa restanto do do 4 mg r fi to p to a bourse up do le colo a de la la midellar guiter hower, care a need a composer a for interession and design forther a regular gra copy tamen o m aperiorate del charry wear hely deman peleo que en dipropriate page i noto o a en el coe question a mel el tentagia espopal eng fina a li centre committe i en l'imparte es ristorità que que e reputo de er forces and the first and the state of the rificado, después de dejarla encerrada en una de los onadros immediatas que estaban descripados, dej es un oficial con la tropa necesaria para quetodiaria, y con el resto regresame à la plaza de armas.

El mando de la segunda se dió al capitan D. Simón Rimbou, provinión dole que con aquella faceza, que se composta de diente treinta hombros, y bajo la dirección de mil ermano D. Pedro, inego que salicion del almación, y entra los ya en la plano, se debian dirigir al cuartel de infantería, que estaba sin guardas, penetrar en él, y sen dar tiempo á que la tropa tomas as a como la composição de la

La tor wip or a 100 h as a continue of a mitter [1] Mart a listence who he ordered queries as a continue of the continue of th

Demande de la conseta con ignal fuerra que la tercera, en dié al contida De Mignari igiesta curo al sal era va práctico en os castillos y se la provincique mem que la betera consede temans la mundia de la ferencia subsendam à tita par la primera campa que encontrare que la secuririza y se apodereme de des guas las que ancomtraca en su cosso hasta llague unstana dal cuarto, de afantecia dunde se hajaria e se uniria à la segunda sere de, que estaria atil sustadiarido la tropa que nubisse apetitionade.

A sub-reference commontes on me manage the common que tedos one mort detentos colosos e presidence à la espera à. Vanconno con mitaposola cosposada

obstáculos se les procentacen

lame o-ha va at teniente coronal Liovera de tede el plan y los jefas de effection do higher carrie man de la practicar y colore un en lan exerciones ins of cits up substitution precesses in distribustion and funition groung ins iss manufacture de la tropa de encergre, may e discusso e non pontagen en marcha con aguada fueras an dirección al fuerte y misto de la estacada por Junda del camos penotrar para taque al luno que accione alli al tirigadier D. Antonio Martrais con et de speal close D. Francisco hiertry visica do la trupa, opra continuar la matrina à numera estaguardia, basta a puato Immediate at case to on goe or combine convertes or commade Chando li-gapon cera col l'overp e frento de la conseguerd a de fan yang im gan do exper la bayoneta y saltopito el parepeto de la esterada, en bayo el fosa, y formadag va an di pagé a vorme cou mi bermana, oi goe me dise gas Innia line puerian abiteztae i ficilo d'Inpormto, niù que amilifiam movaded en la piasa, arte emplicipo prijent a incurpurarme y impliananto la morcha barra a poorta aptenima en los nieros nom en retenesto fed momentaposguinte l'auxundo, y extrendo las envatores periodistación en la plasa en cuyla desenda fué majerto el empagnia del Principal els daris ciompo à que bama ge & in guantia, que foé exeprendada y paradon à la haputeta, cuantos Individuos is compounts as two on compartments backers and other opposition phen do no a supon a. Poudan en do masou poudo en dejó an él 4 na unphtha y no of ind con treata transfers y non-distinuo d in come del galaria. dor do ches sofortead sat como de otem efes que so encentrario on sipalest on non apostore con that made necess adv antes fortaging general ages testa an as pareto. Propodo de vertirado ante acto, al temeste curanal Larres e-a das afrishes s eagrents surperes quede para regulitarios que baltan still present y poported continuents may hands out direction alenactel de 6/4 kierta, un euro teánseo obciotramos un tambur focació gonursia y ucho é dos autonios que escrición ana piesa ée enuipada, la que tup at-undunists at 4 vingerous y ategraphics va per personne es e indictors

A number larged at charter and ancontration reasons a cinamenta of tillarce y summer trained do defendent and augment footen material, element to the total restauration for localization to the localization of agency points y successful to the que baltime questado y successful to one de a para el contocta un afficial con veleta historian on cura material liego in bettern section a incorporational constructions en principalization que se universe con la description con la tod code formes regressimos a la planta de arcide.

Microtran in provinces are con operatation reaction as also de referênce, in angenera se habita aprecionale de la trupa qué se comunité en el cuartal de la faquerta que mer a fac surpressables. Fapron pur un con que trataron de defondence y no supravon atra resta cum que mer putaden à la hayaneta em viera de technic qué, en ried é aquerta trupa y fue enverada candorme ma habita provenido.

La terrera y obarta antalian compliquenta de conste co le habita ancargado y terminada sa mog. 2000, to incurp raren con in princes y correcta, con in que composte so d'enqueron à in piage de armas en dande te encontre ha et pele de locia in forma, que viendo terminada la impresa artist en resultado al brigadier D. Antonio Martínez, que con el de igual clase Rovira y resto de la tropa habían quedado fuera, y á la entrada de los expresados jetes, que fué media hora después, se dió principio á tomar medidas para nuestra seguridad y reunir y encerrar á todos los prisioneros en un solo punto. Logrado ya, se isó el pabellón español en el baluarto de bandera con salva triple, y á las seis de la mañana éramos dueños de una de las principales fortalezas de Europa, habiendo encontrado en ella más de ochocientas piezas de artillería, inmensos parques de lo concerniente á dicha arma y la de ingenieros, grandes depósitos de proyectiles, cien mil quintales de pólvora en los almacenes, veinte mil fusiles, diez mil vestuarios, víveres para suministrar seis meses á una guarnición le veinte mil hombres y cuatro millones de francos en tesorería.

La tropa de caballería y tren había quedado encerrada en las caballerizas sin poder salir por el foso ni subir á la plaza, por no tener las llaves

de sus puertas, y por la tarde se los escó como prisioneros.

La guardia que estaba en el primer portal de entrada del Hornabeque de San Roque que dá frente à la población, enterada de lo que había ocurrido en la plaza se marchó à incorporarse con los franceses que se encon traban en la Villa.





NÚME

ESTADO sumario de las tropas empleadas en el

| Divisiones                                     | Brigades         | Regimientos                             | Batallones | Officiales<br>y soldados |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|
| INFANTERÍA                                     |                  |                                         |            |                          |  |  |  |  |
|                                                | Gral. Salme      | 7 ° de línes<br>16.º de ídem            | 3<br>8     | 1 222<br>1 629           |  |  |  |  |
| Gral. Harispe<br>Cor. Mesclop, jefe<br>de E. M | Gral, Palombini  | 2º ligero italiano<br>4.º de línea ídem | 2<br>2     | 1 096<br>840             |  |  |  |  |
|                                                | Cor. Balathier   | 5 º de ídem íd<br>6 º de ídem íd.,      |            | 925<br>749               |  |  |  |  |
| Gral. Habert<br>Cor. Charroy, jefe<br>de E. M  | Gral. Montmarie. | 5.º ligero francés<br>116 de linea      | 2          | 1.081<br>865             |  |  |  |  |
|                                                | Gral. Bronikoski | 117 de ídem                             | 2          | 1.152                    |  |  |  |  |
| Gral. Frére<br>Cor. Guillemet, jefe<br>de E. M | Gral. Laurencey. | 1.º ligero<br>1.º del Vistula           | 8<br>2     | 1.661                    |  |  |  |  |
|                                                | Gral. Callier    | 14 ° de lines<br>42,0 de idem           |            | 482<br>1.798             |  |  |  |  |
|                                                |                  | Totales                                 | 29         | 14.870                   |  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Rate cuadro está sacado de las «Memorias del Mariscal Suchet»

RO 7.
sitio de Tarragona, en 4 de Mayo de 1811. (1)

| Generales                                              | Řegimi <del>e</del> r                                                         | atos       | Escuadrones  | Oficiales<br>y soldades  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                                        | CABAL                                                                         | LERIA      |              |                          |
| Grai Boussard<br>Cor Magnier de Bains,<br>jefe de E. M | 4 º de búsares<br>24 º de dragones .<br>13 º de coraceros<br>Dragones de Napo |            | 2<br>8<br>8  | 20°<br>505<br>476<br>258 |
|                                                        | Toral                                                                         |            | 10           | 1.447                    |
|                                                        | ARTIL                                                                         | LERIA      |              |                          |
| Gral. Valée                                            |                                                                               |            |              |                          |
| Estado Mayor                                           |                                                                               |            |              | 2 091                    |
|                                                        | INGEN                                                                         | IEROS      | 1            |                          |
| Gral Rognlat<br>Cur. Henri, jefe E M.                  | 6 <b>03</b><br>118                                                            |            |              |                          |
|                                                        |                                                                               |            | 1            | 721                      |
|                                                        | 167<br>403                                                                    |            |              |                          |
|                                                        | RESU                                                                          | MEN        |              |                          |
|                                                        |                                                                               | Batallopes | Escuadrones. | liombres                 |
| Infanteria                                             | **********                                                                    | 29         |              | 14 370                   |
| Caballería                                             |                                                                               | <b>*</b>   | 10           | 1,447                    |
| Artillería                                             |                                                                               | 1          | 3            | 2 081<br>721             |
| Enfermeros militares.                                  | ***********                                                                   |            | 3            | 167                      |
| Equipajes militares                                    |                                                                               | э          |              | 402                      |
| TOTAL GENE                                             | BAL                                                                           | 29         | 10           | 19 188                   |

### NÚMERO D

Pur tri sectionte incoperado enveron estas carino en menos del grammi do la pissa y sia adverto, como la tenta de costumbro, a quesa ventas dirigidas, levé en electropido. Distorado de elias, ordese que en el feriante en Pinalutiin en en habitaceur hur grorreins que manéstan divisi usa é escripnus, ul comandante general de inconvece al de artilierta, el gefe del ustado marco di gobornador do la plaza. Lormano del miemo Campo Ferde , el obronal Canaloga e vo Boundon, him relacion & tadon de insuartas e danpant de bater manifestado con mor lies in moran-tad del general en gefa en encorrer a pieza à pener de haber-e tentado repetidas venus el pueblo de Tarragona, la junta superior del Principado y si al emado que la plana timas cultural tima of mondo del contro ao que botas hecho para defunda e is y finalmento in ettuacion certics y pe igroud on que de baltaba aqual dia va per es adelantamento que ten franceses habian hecho en una obrea, yn pargun fo holan pork fu drifthen man gun un tarrean nmigra do thek y media de mpeme y ma fune ya perque faltatian manen para las tratajus gue en laten-aira harre la bles que reputicion les esplanadas, madira esp attala, y manufactus entreprise que en la utiliamen espalaban y bitala. gue divina à lui suidadea a grupe apport fad ea el march repute que to also apagation to mayor parto do ion foregos do los Agains ota oficialme at midadan que seemplasseug es servicie uto napedorus y minadorus, una sola tres aficiales de ingulatores. y on les son soms suidades etn anytres, y llenux do do terror panto pregnacio do una perstorta tal, que dos dissidades dol amilio ya menokana enire meritua y hurufua mayor ndimuro qua el qua compunia tuda la guarnicion de la inmercal corona, dito ente elempro que esalve lan consurventen da) compuza habiara alguno que su tal estado dufanedform is plans man do un d'ar y qua domosfrano podorio havir sin la fourax posteriur, dejada el mando en al acto. Y hacia al mirricio empe maro grapa**dero** 3

Todos ins vocaies del consejo fone de la presencia del conseguente gemetal y à peurla corracta declararen que que tempostrie prejunger la delocme de la piesa sin la forma exterior que avan ascopilistica é indecembra al
groural Consessa instantares que el grourat en gris habia diregrio à varior
geles de compus y que el groural Contreras dels a constitues en el mando
del canten. Tudos firmaren unta que un la succensidad y requelles que
preservos la ordenama y me p divera como versi meretario que era discussiva del parte elevar mis quella
diametarimento con inferencia de las cartas eltadas parte elevar mis quella
discus instrucción del proceso del despretto que babian recibido est general as
polarso esprettu areiros del despretto que babian recibido est general as
pola en el momento mismo en que eras mas recommendablem sim durvidios al
fronte del enemigs.

No habis to emperado à mituder este derumente, suando entro el pulo de la pluta con un un obsido de la junta del l'etocrpado, par si que le instala con ul mayor calor à que atmoti la la terribie ettoccime un que en hadata la pluta expensta per un cestidad à apenadir par la faira de meurem exteriorm, y per la toma de lus poistes exteriores que altacadana en defensa, univam la valinate guarmistica respondado la con la del ejercito port unida con unta forma anna mora discoma la muerte del Principado, mayormente etando los francessa se hallarian en la necesidad de demonstrar las coyas con la guarmistica del Citivo, l'agragina y ceras, que indispensablemente biodirian

ι

que conservar: afiadia que esperaba de la pericis y valor del general Contreras, que agregando este servicio á los que tenia contraídos, realizaria esta empresa. ¡Cuán diferente es la idea del estado de la plaza que manificata la junta de la que tenia el general en gefei. La junta conservaha á la vista, á bordo de un navío, un diputado comisionado que se enteraba de todo cuanto pasaba en la plaza; y el general en gefe, distante ocho ó diez leguas de los horrores del sitio, se lisonjeaba con ideas halagüeñas, no dando crédito à lo que se le aseguraba por el gefe de la plaza, por cuya desconfianza envió al celoso y valiente baren de Eroles para reconocerla. Este, después de haberla reconocido el 27 de junio por la mañana, ofreció volver al signiente dia con tropas en su socorro, pero su oferta no tuvo cumplimiento. Se ignoran los obstáculos que para ello habria. Lo cierto es que el general en gefe, no creyéndose seguro con 10.000 hombres, tovo la inaudita audacia de, á las once de la noche del 27 del mismo mes de junio, enviar al coronel O-Ronan con orden de que la piaza (próxima á espirar le entregase nada menos que 3 000 hombres. El gefe de la plaza, no pudiendo prescindir de la expresada órden del general en gefe, á pesar de sus grandes apuros consintió en desprenderes del regimiento de Almeria, compuesto de 900 plazas, sin cuya fuerza era preciso dejar descubiertos algunos puntos interesantes, como el mismo general en gefe lo explica en oficio de 10 de junio de 1811 á la junta del Principado. O Ronan se hizo á la vela, y no pareció en busca de la tropa ofrecida que dijo habia de conducir, la cual estuvo esperándole toda la noche junto al fuerte de la Reina. ¡Qué de inconsecuencias en todos estos pasos, y qué entorpecimientos! Se dice por una parte que la plaza se balla en estado de defensa, aunque se recela de su apuro, para cuya certeza llegan comisionados que después de asegurados del peligro no vuelven; por otra se pide socorros cuando la plaza se halla en el último periodo asediada por 20 000 soldados 3 por otra (por un paso en n.1 concepto nad propio de las circunstancias en que se hallaba. Tarragona) se trata. de introducir la discordia y los partidos contra un gefe cuya epinion é influencia particular en la plasa y en la junta superior del Principado era hien notoria al general en gefe.

### NUMBRO O

Gaceto de la Regenera de Regetta é Indias del martes 1.º de actabre de 1811.

llabiendate publicale en alguas de les periòdices uns entle gen en supomp une cut genoral sontreran guiversailor que fué de la plasa de l'arragepë eti 480 të manifesta juë bakia kesasin 4 ko moreni que las troppo bestáplicas habemen decup harvado a gun el po habesta efinatuado fuil una do les courses por proposes de la porte de de cotas desportante fartaires, el Curupe, harrett, que aguadaja da es mundas trupas británicas que el cu-Thereigh die children and all do december hands promit in the contract and 9 încomputet și general tratianii remandante su jule de las tropas de as to corone care 4 is viria del sucrio de Tarragons el 20 de junta cau 1. I han bred, igo and la soff-leria. I hal a 14 se gravita at desambarcada. to as pareson the practice as a defension do be please that particular teneral, and present del unioni ig. on air deliminat e cea compartar definant an agrand paster 7 een van kurp de moentus 61 maestus die skatuaal – 7 des conspes die 1 = 0 & 2 \*\*\* hospheep en passers 4 km des \$40000 yes cetths to in residud on too a forme. In its line of the contains that of the following to be dead on a fine & II =0 bound really up to my groups of the 40 for the final employed distances their bill-freety no having a so proste for new country and und do eman or possible ad freezo de finace dos eras er e par er fermie é una hateria, a sparseeux y The two properties care on the state over the first of the contract of the contract of the colors of grings as all originating are unique units. To it do repair the advisor spine as fact that entre et autorioù dez l'antroran quien arrest pu demouth mai ho que det tro pas tag each develor as see on the same or no gain professing frames our plasse das ու դատրողայի ու տուայանության հայաստարության որ ոչ ար քառանականգան from entre expenses to first to the expenses of the first of the contract of the entre entre entre entre entre District Tip of the authorise to be also at all and a tip could be a selected to the could be a select al energy, it estan non televiso on estremon à tulis an breche consideready to concerning any come " to Jimes on one add to to the of control proeig que les reces de l'arregena padan a mare ablectes en brecha un dans bertan in the product of the formation of the first date. the are lade egt a bell warn also of the new term on her despression discipling the proof of the contract of the co earth profession is a second of the second o Que en eret el el la lagración el como de de como de el como de el como de el como de ze on la ciudid, por ser il util para la guarnición, y, probablemento, de conmerkéne an doku z maj z 💎 💮 i od maj kanta. Gzar el 🐉 un permando 🚯 processes has ready ad to a fact the contract of the reportation for the agencies de-Campoverde en basca de socorro-consultaron, os dos en unión del commodury a det grance in the resonance or or otherwise place que tre deles but-Control part has a some talk of pro- of the bounder concentrate Bankherper of the wife a new tery a marketon of Bankhe to his him doll competed grouperst des exercices as a section of section of the section delignores to applicate van. Que en una conferencia que tavo el coronel Skerrett con el barón de Dr. no le 2 o este à come et a plon que a con figure et estrege ai bacon na payed and control of the form of the design of the parties of a tempor only en anarotto, de hacer live a see est an inig no padimento reribilitare ente basto

la vuella de Ecolos, gravó el coronal i herrett convenienta fanor una entreeleta con el general Cagapusveda. Una pur lun ster tua cantegrica no pi do afribar al eigetet gegera, ein ind toutentes membe en Noria, terme y abrus officiales que le seuir patieres l'ants ai d'a signier to 6, sa diese Que terre pièc du conferencia con Campoverda Revien incellete) y gien uficial i paracienda el primire apribar el pmis, pero que el americaren alterioriones unice los property to propost even y distertained atrus pesden igorichisto al anno met banerett del permore une innie catio, per excetto & a que acondinena ind dwarfs guperanes, y car to a dispunsion posts practical of plan assessment haviante desposituado. Mue esa un tallob cue de fudue tue generales carbaflores no menas que de l'orio e ded empionades que de totre recongrancian, un determbarco en Tarreguna atranta consernecciae desgatrosas por emar ya la pisag reduct la 4 ia defenso de una ain plo Mesa da giara ta do pura validas i rempertos un techo see portes enque tecnosa de cestel e stapthuy proced butter at factor and enemies increa que dote abovers tos tetreche-786 detaite de 196 (on generales Capito-Pardo y Conferente lesiate y a totalirion de almodicar in plate pir avocajonor la giarovica a extres de se-Quiel rampigo artain sea doda interpedo de fina bireas de en altason, plum epentie amenie y cuando no an etorreba dió el atalio. Que el genral Conference had a distribution whose course do one order such entre is greekble on a cres of expendick-rest goe stranger of an outer detenous go a ful in course del arge, or proposition o innoceration (due les tropas betancies an dirigiorum e 10 nacio. Ni accores, con intencion de deciminarene, protegër û hie belvisptes y dar tienipo y medica de drepachar ellistete û coment the top at each should be private persons common do receive a topos 4 COO infantes franceins as protestament to vista. Que significal entenal Phoreult to inego de in costa - dando indecina de decembares para nivare ha dia di al catento frances y face tas a comquedera la comunicación con Computerus pers que el encarigo permanerió en Villanueta era desiñ para curtar to in cum inversio. Yes mendo, yora on mon general quo of encured beveront no pushe to ave so nargong unti-dad or diregio este bacin Memoreu à naces agueda cus su transporte, que le nompatió cargodo de abigradio espellition ariamen, esa teurio as haltaban aros apiliarias y da maio e inactor... y su desena basen hasen pregon pento de vista habitera modado in fan de que come al conte buillo al estre frits de la come, para la quo en su origen estaban destinados.

In today estay general extractular sun in mar unreportum exectif of do In correspondences any and cel manger bearest to an go clarationta in the emidad y unes, detect up que los tios as birranticas, destinadas al encorro do la piasa du l'arragicos, bisciorda cas to los fos parel is un demunpado da sti evalunte i inn uai i e di apennia a pura para evoltonar altricumbi la gra-Utent de que seté pateira-le le Que se repetose respero de ce grant de auto la No Jose gittatores que las esas o franceses non la gent han dado di puritro la garta giritro da ai granval (universa y que esta mia electrorias cia basia para bacer a spech ca on leg topicad, and promiadionaly de otrap communication of a liferones contents. Los que en acordes de la temporena carts del genera. Tabi ada a card. West agrees, que los diarros franceses de agridle de la accipatorio indestarog en la retallog pórsos de sen oussies de l'Apalla leadeba un europro de la para que hay que flar eti 😘 apriga 🛠 "elea espalletus per tradas en los partitiros do Desaparto, sellatar acento cuali do su contunido so dirigo à depiritar la nigrin amintad y synfanta sintsi lab nuciones esputola é ingiam.

Tono x

### NUMBERO 10

Minutrus on las aforeus tonis lugar tan horsurum tragulia por haber fyltado á an paiabra al compandanto francesa, un al faturtar so la ciggad an compare to effected per forthat & and buildedge do incomber gagger, etcoperior par tudo ain conjecto à lo mão engrado, y de admirado par timo dias augencultivos basts no dujar siena turimito. Last anagui-aarius Hisbaurt y Mustmari, floins wegacon de tan Laboundo joše, doublenaron ian desenso que habian sautoido, y aquesia midadesia demotromasa, al greto de habianasa. Discussion. The viva of obst Described & viva 21 Cantest so ones. grama en confuso y descritoristo tempo por las cultos do la desgraciada. Es-Fragonia, discoglindado à turis custo de elevente discopidad por las farones tastinios y aseguinaria vonganta i onnio digemes no eura io que fué, y la gga for no produces as pressure. Initial returns a transity parets para pentar of enadro du barrureo, do magro y fungo, de povo y rimiecado de mariarios y gonerté que en teides les pouveils de la étudad se cometials du ress de sangre gae angroshpitoso por implantes. Airmalian rimo quo currtos par las cuinti tomo el agua un elle de ll'unit cadhences moltrages y membres teparadon de mo trouven, outrout perpetante y lochance con les angusties de la muerte turzoesos las más accuran la vestados pur aque las caribos y a) ro fino complembar do las existens incordinadas quo nan, bendan equatia encunq da denviaman ti culo chiumona da Lumo enruga................. lo pot di fongo i un nome. has graphically and have about do his victional may be produced only and get one high Impresse spin 7 out uppligh de lieu verd igur. Ins distanceiusin, et chieque du ins proper y as expansions raists do his estimated at discremental mercina domi ann las vocus de perdon y controde asemejeron, les toches à braso partodo; ins engridae y to da, susabe do inhanimais, ferror don y institutos puesta knogenares trois ngar en les raises, pinsati des pied y conso par le dares de la da ligas elected de lan Constant 🕝 🐧 feutonemen de deuten dut 🛊 partac-Buren perig cups de nunca markar referte con acton berdreum actado ap 144 et liance un augmottactură for de încharence ion de abremices à lur de porf. lea, y por tistera, las lucture de la vertura montre la mon-dominionnada beoncia. Lada no propertaba y a no tie ur purd-nada. Las despractados que drug destrictivetop on a gas ascunder o oras of bismon do in not a do tas andgauntadores. Laus orași specadore do les tojantes y contacas estrus mais armje due à les lauras dutus matimos les surusus squalites arradrudus y quar tiringan lentage ate apitabas in attara han a cura apin bum film green. If dus & is house a deque parter des cuerro, de modo que era un bing morre da has too It cheen table executed those register tampers on easier pur do eache tor marmio. A na paure francistano que aproblemen abatitando à con redgi as a aritands, par-sr-a e per in Caal-a entre dos lisas maritruna inla que tipopapable. Pie digha- ale à faille ? beto cae epteu las etantacias do jug garinger et en a de contrat de contrat de la contrat de la contrat de contrat and by gaves y vist gards & erro area 6 and than 44. In gam spect, a call value do no martir mos guandate nosus é lovecando en nombre de la Gantiolina.



<sup>(1)</sup> La cabolleria, à todo galope, recestis un énites para que les herrales casces de les caballes completaren la obra de las armas blancas y p usesen términe à les agentes de les que, conservande un reste de vida, postes ou un mar de assigne.

Trinidud (1). Este ametuato, tap, intrinero, fod engolido de muchas atras an

cuantos religiosos encontraban.

Pa la Catodesi ant o de la homanidat dell'ante pur haberar receità au cilà tudur lus l'ampliates de la Plana, se habian refugiado mán da uchu mil puratuma, erretarione anivadas pur sur un lugar regrado, pero hamon diabo ya que tada se respetaba por los francieres ant ce que, cutratido en el tempio en tropet lo primero que historia fué arrejares anbre ton vanus angrados y constas a bajas y reliquias de ero è plana ancomerante escandio del engrarto la curtada, que rempiorem con re e amore, y metidodois todo en ancom que frana. Las engrados formas restares por el meto y à em que proferende e am recugian se los acombisistes y meritariada harbaramento. U la niño de seto años que, hurando de depte lo se relegio es la supulta del "anitema Perramento al ver espaço en pur el meto niguano engracian formas cas recepto y sus respectamento de la que harta re ins feé tragando. Parece que la Presidencia quan valores de un inscento para que aquel la na locarestico po fuero precisado por las turbas desendacendos. La ha

todas las igierias los francesos obraron del mirmo mode,

Con paraticae en e el nomero de permentes revulidas en la Cutedral Pub Insigniti unto el rio minerti o piura que cuarenta, fuere a las an-almadas, pero #B cuanto 6 herie in altestar y cologi pheneum del le immo pindoli no habiondo guedado retririndo pero nos que no formon perides a confirmo. No habanus qué rutar les que tien estrané , porque le batina becca alres primoro secolar à las paleurus. The salas al resector de la Catadral mainras unos settembros. A otros les ocidaros à passe à mor exest en trace de dinero y dibagos que cresos escupuetas. y os encuatranteiro é reitar les tâmbien jem neuermannen. A mier jum ber naryndien zum ber nujene y efectus, pare conducizios á su campomento ó pueblos vecinos. Algunos que, huyendo del forur de acuería midadesia innenfeunaca, un hasten rafag e la en la forre de Is tarming thereon arrespond you are regtangue. Lie onferment, has burk as y fraktora simaran. Yawanini en o nermennion del incho de doser, pur la inear at le seel de lore y la militair de cresan escendidate en lun jurg con Tu las raesa in destratan has parintes an derribahan istiguen an taledroban ps redes on black do feorece que curing scultur, greatage fo 🛊 📶 dect 🛲 que en en desensama deren al un linguagio de enagen deto no ladar eparte. run e n defeniurre, butcher habo que h so morder in tierra à dies franceires with to 0 on the la services orms a do no fout y camble executed at mayor numero luctando decembra amente un cabaron en el haciendo a frican Agus di impica corregion serie indire lan mán concesso y repognantes encount & quarte entropy run ico quarte artes com respecto & his acopered en torpe é tournació pour le regretta au un 'astantes estenges pare que om die bei in de lawe b' estepictes ales a glei's sehes id omn stenda evetta à una braissie paut neu baera en publicie, murtes do algunar por de puder resolutir tento tormusto, por una l. la un bercano, que profiritrati in

(2) El arcia e le Pal·lo Amili parroce de la Catedrel, y una etilgiem en ella refugie da fueron entre a tres birbaram tate atorga en ades

3) Aq el niño, hombre an fa, es un o ne os maceros del Exemo Ayuntamiento de Barcelous y i el mismo se la hemas ci lo contar con todos sus pormenores



<sup>(1)</sup> Liamábase el P Francisco Dordal Passaute aquella terribla moche faeron acculnados, s. francio andes horroresos termentos, varios franciscas a, tinco dominio a, cinco trindarios calados, tres carma libas desca fos y seis manças diez el rigos parte racama » y ber da os, algun a cape langa de regam ento y otros que se hallabas en Tarrago la refugiados.

muerte é la deshoure. No pouse su autridarité arrojandose é as elutorais y algibre. algunes murieron inchando una sus replieres, y medio bobo que arranada sul segrado asito despeto de haber entregado é un cumurido que balló as pasa el frata de em entreñes, en dio is muerte con la espeda del mismo aficial que la arrabataba (1).

A lan parce de la mecha antre el tangularte limbet y sia internarse per la ciuded de volvió desde la Rambia, no fue electo de horrer ni cumpación como la practa hacar confirmado la orden de devamados y asectos la fué per tenace de hacar la mercia per mano de algúa vergador de tantos estacaments. La presenceta del primer pelo del ejército supqui estador habiteta postido imponer à toda especialemente destrofrencias y mercia destrutura de la presencia de la continuación de la presencia de la

ton colores quo no merceo la figura del goneral fischet.

Inconsitio dato 4 aporta harror, valviano 4 na engelel popezal de Capeladi II, Indultacio y aposte facilo à cosates pristonores legabos à di, y così úlro burón, guadigas un el louso die y rulque de la lafortunada Tarraguna. Ro la mediana del dia 30 estableration una generita no la puerta de la Cataards of all and agreement and appropriate and appropriate share shared forth terino, con que medido parecto que podeta executares con mão Hibertad. paro ina togachina no pur mio aranio, para que dur llabamisto as pedian therap do las enformen do ton ompanator do motor ote uta nasan do spath dades que seu impanièta aprontar curas dedenos debian encaplists baja pops de sos funtindos. I ... Aqueria a tro a confinas tuchet hiso vogis do Rous. di phiroga e ottos cifrigos con las permons más eterbies un abaser de cinebenta y dia, escuttadas per ena pietida de tropa ablighadidas à general pur tada la ciù-dad para que presenteleses són escenda de horres que afrectan dus costion, caractered control expension do tarts, morrepublic excel encar-Dieng cento que todes a contiguaba 13 de 80 qui tante por habi-se campildo iso tem d'un distribución por al apirop Parbat, inigio par po balair engl victimas que asertéese ascopto lus que entaban guarori los en la Catolica), O quied porque barton de congre y exterminio fallebas far funran ya d autolia arda do cafreo B. como al deguncio. Leto habia milo tal que terias las cutico y piasas su como oubincias in audácorus que opienado algundas sa pulrufacción for procuso dispunse quemprios y al ofucto en encuenturus haguires on al clana de la Cato-tral para que las flomas constituente los laânimedos restos de aguei se vict mas Jienny-sconse im muert-s de algunas chees of his bestab traceporter & say ploud out his assessed politicos, bloodyen más de un hipo obligado à le enegado con el cuerco do en padeo y kioragto para que la consumient el fuego 4. Per todas partes as velas los terri-

(2) El Sr (ai ónigo D. Ignacio Ribes fue sente: clado à macrie par el laborano Montmari, y revoccia cuando ya cataba arrediliado para a criria.



<sup>(2)</sup> An lo ananció en el Diario de Barcelora di mismo Suchet, que indica de que, par en estado de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la com

<sup>(4)</sup> Un tra patierma des author de cute episodie, después de labor sodado por un injudo. Franco à parte a form a que facilit à un same en codo a cast aus de per un francis a puda después als to de su cast autorit pero desputables de constituir de constitu

bles efectos de tres días de devastación: prendas de ropa, muebles, utensilios, ruinas, sangre y fuego, un silencio sepulcral y una soledad espantosa reinaban dentro de una ciudad tan animada poco antes; tal fué el final del horroroso drama que se representó dentro de Tarragona; tal fué el pago que recibieron sus pruebas de fideridad, tales fueron las consecuencias que sacó de haber sestenido por espacio de cincuenta y sels días un sitio sangriento. ¡Loor eterno á las heróicas víctimas de la independencia española; borrón é ignominia sobre los opresores del pueblo ibero en 18111 (1).

otra vez se le obligó á cargaise sobre los bombros el cadáver de su padre, asesinado en nna de las nablaciones de la casa, para llevario al llam de la Catedral, en donde un consideración à las lágrimas que veri a se le mondo e, e lo arrojase a las llamas. En su niñez el autor oyó contar varias veces el l'orroroso trance, y siempre con el terrer que le inspiraba un acte tan inhumano

(1) No podemos menos de consignar que, esgun informes de varias personas, los pocos actos hui initarios que se ejem en el fueron del ld sia verdaderos franceses pues el ejercito invasor se componía de sol, a los de distintas naciones.



### APÉNDICE 11

Las críticas circunstancies en que se balla el Principado de Cataluña. por la pérdida de la Plasa de Tarragena, movieron al General en Gefe interino de este exército á reunir en su casa niojamiento à los Generales D. José Miranda, Comandante de la division Vaienciana, D. Juan Caro, Comandante General de la cabalteria, D. José de S. Joan, Grée interino del estado mayor, y los Brigadleres D. Agustin Garcia Carrasquedo, Comandante General de artilleria, D. Manuel de Velasco, D. José Santa Cruz, y D. Pedro Sarafield, pere tratar lo que convendria hacer en razon de la muy dienituaido que na quedado el exército, que solo ascenderá á quatro mil bombres escasos; la horrorea desercion que se experimenta en él, à notame un total desorden en los Pueblos del Principado, y a que la division. Vajenciana len la que ha seguido la misma insercion quando observó que el movimiento no Indicaba ser hacia se Pais como se le tenia ofrecido; devia regresar á su exército por haberlo exigido asi su General en razon de toner su Reyno en describierto, y vistos y meditados con reflexion indos retos articulos, voisron le siguiente en la tarde del primero de Julio de 1811.

# Dictamen del Brigadier Sarafield

Ninguna de les circunstancies ocurridas en el Principado desde la pérdida de la Plasa de Tarregona son de valor suficiente para impedir al exército de continuar la guerra en él, el nó con las mismas ventajas que hasta abora, a lo ménos con gran perjuicio del enemigo. En este concepto, sov de dictamen 'como lo seria ann quando las circunstancias fueros mas contrarias) que les tropas que restan se tracladan à la parte de Cataluña que mas convenga, y susan hostilisando al enemigo, esperando en el interiu la resolucion de las Cortes Generales.

No opino sea conveniente que la division Valenciana regrece á su Provincia, á ménos que la Junta del Principado carezca de los medius de surtirla con víveres, municiones, y demás articulos que necesito —Pedro "arafield.

## Dictanien del Brigadier Santa Cruz

Respecto de que ya se acordó en un arterior Consejo de Guerra que la Division Valenciana debia regresar á su País, podrá verificarlo auxiliada con parte de la caballeria, y las tropas correspondientes á este exército queden en el Principado — José de banta Cros.

# Dictamen del Brigadier D. Manuel de Velasco.

En atencion à lo que en el Conecjo de Oficiales Generales convocado en este dia se sirvió proponer el Sr. General en Gefe de este primer exército, regún consta en el encabesamiento para la votacion, re n i voto que con la Division Valenciana, que se retira à su Pala, lo execute igualmente toda la cabalteria, y la certa Division de infanteria que ha quedado, exceptuam-do de ella les maturales del Pala, que baxo el gobierno y dirección que

juggue conveniente et foster Gonoral en Goto dojar per et prente establecido, deben quedar para continuer la guerra de montaña partidaria, análoga s in locuitded del. Puis y de las critican circunstancias que en la actuali dad su hatia, este voto lo fundo en que habiendo ya tomado el enumigo la importente Plaza de Terragona, único puesto fuel Besdo en la costa, queda Cataluna sin comunicacion segura cor mar, in posthi italia por consignismin do recibly pingen genero de adalitor sin parques at depositios seguros para las sureintencias, sin hospitales, y lo que se mas delector despura de lo agotados que cotan los cocurcos del corto resto del Principado, expuentos al asques frequents del enemips, on destrienes y tropelles que un ban notado en aiguado Parb'eo contra que militarra y dependirebra del exécciin la continua y libria denorcion en rete, perticolarmente de los catalanes que serion se el malorren ple que de citu pentita y la mais dis ienició i de to dende para suprender can quiera aperación additar por la tagio, creaque en comejantes etres setancias acio queda el partific de hacer la greces do not fix goods to do to yet are in turaled del Palis, part it probagitadoun la naciule, illeta que h. 3. paeris nier fer, comu en debido, à la recopern ci a de una Provincia la pionimente al esta la y san benevièrita por aus nictorius escrific un en la situai gueres, para diçà din y stele contribuiçã infinito el energo, de caballería é irlanteria que es retira, y que e o pundo substatir eta ventaja en el Pala interin no verio di aspecto de la grerea un todo el resto de la Peníneula - Manuel de Volacco.

### Dictamen del Brigadur Garcia Carrosquado,

Con redexion 4 que el Reyno de Valencia exign con Justicia que no la vinelva au Invision. A que ya está resnello que se vesificie, A cue la detrecion que la padecido a ha defilitado, y conviene protegeria acompa-Baydola și resto que queda dei exércite. A que en semamente probable que continuors to dissertion do note, y per conseguirente la será imposti la santaporce por el solo pues en el dia no l'ega d 4 ser hombres, els que se pueda concern que rec'ha ar a'iden, puen se ha hanneves ann d'ieftes de la mota, á que marciando unido á la Illura en de Nalencia, podrán metaneros aushas, y grevie para gaivar aqual Rey po di que at el tobberon govin à Valencia los auxitica que pueden ventr las debe ceperse que se consign la calvacing de Catalonia con mos mot vont se estra la citada Division, y el resto do esta exercita con la deserción é stageres de los enemigue, á que el exército y dicha filtunion colo (lenen roma quatro clentos mil. ca tuchto de fu ell, hin pour esperar suntius de las pequeñas P exes, las quaire no Henen ni con caucho en detaca a, porque à pesur de haberte mandado deude al â do Junio por el Puere de Genoral en Liefe. A representacion mia del 4, que vinieres de Tarragona en grande cantidad y haberm resetido por mi policited del 13 que vialeren de Tarragona con otros varire portreches, noto han venido 300 000 cartuches mue in arti.lerin del exercito está reducten por no bohor emmpido al Cor andante de aquel Cartes las derfeare righer & un abus y dan estance de batalla de & 4, & que un as perfbie en el aer ial estado del exército que sitia é l'igneres, el qual aertende fi caren da 10 400 hombres, según noticios que ha tenido el Gereent on trefa; à que los enegalgos conquistaciores de Terregona, los de Barcelona y demás del Principado han de tratar de ancerrar y rendir el resto del exército. In que logrario at emp toda prontitud so er emprende la marcha para possite



an salvo; á que los Gefes de todos los cuerpos, habiendo sido convocados ayar, expussoron vetan muy desanimada la tropa, y mai disposata á quedarae, opinando que si no salia si exército, seria muy grande la desorcion, suyo sauncio ha suspenado á verificarre—y con atencios é otras retiratoras que se han becho en si Consejo, es mi dictamen que el finico pertido militar que debe tomarse para el bien de la bacion, y tambien de la misma Cataluña, aunque por abora le ses sensible, es que marchen para el Reyno de Valencia, con su Livisian, las tropas de linea de caballeria é infanteria, dezando á la consideración del Sr. General en Gefe el que separe alguna tropa, que considera muy importante para sustilio é instruccion de los paysanos que deberán continuar la guerra con su modo destructor. Y por lo que respecta à las Plasse, puede disposer que su aumente su cortistas guarancion con los mismos paysanos —Agustin Garcia de Carracquedo.

#### Dictamen del General San Juan.

Consideradas con la detención debida las circunstancias del Principado y del exército, que se halla aquel en un desorden próximo à la aparquia, y este con una desercion escandalesa, cuyos progresos son imposibles de atajar la dificultad de las aubeistencias, almocenes y demás que necesita un cuerpo de tropas regladas, la esculatad y rencor, que se aviva mas y mas entre si Pueblo y el soldado, y sobre todo, la desconflanza y temores que han manifestado los Gefes do los overpos, de que la desección sunda y ao propugue hasta ser general, unidas setas zazones á la de justicia de restituir al Heyso de Valencia su Division, opino-que en union 4 dicha Division. dobe sulir del Principado la caballeria con la infanteria, que no sea Catala na, quedando esta con destino á las Plazas y costener la guerra de partida, interin varian las circumstancias y se reciben refuersos del Gobierno, pues vista la elimecton actual del enércita, en reguito que siguiendo sa prela de proporcion con les des moches anteriores in desercion, en otras des queda enteramento desvanecido y disuelta quanto puedo ser útil unido, y an mentando la fuersa de otro modo à donde se le destine, mayermente la caballeria, que en número de mas de mil combaticates puede proporcionar grandes vestajas, quando aquí quedaria totalmente exterminada por falta de subeletencia, y nunca reunir infanteria bastante para sustancela.--José San Juan.

#### Dietamen del General Caro.

Que no solamente la Division Valenciana debe regresar à un exércite, protegida, quando no por el todo de la caballeria, à lo mênos por grueso de ella, mas tambien en algunos de los cuerpos de esta exército que no siendo provinciales procurarán desertarse à otro Reyno, viando al deplorabla estado en que se halla dicho su exército, y à la poca é ninguas armonia que reyna entre este y el payesno, y que con el resto de las tropas se haga la guerra de partidarios, que es la única que por el local del Principado y de sua naturales puede hacerse, este es mi voto, atendiendo à las rasones expuestas por el General en Guíse.—Juan Curo,

### Dictamen del General en Gefe

Mi voto es de sostenerse en la Provincia con la fuerza que nos quede, á esperar los auxilios del Gobierno ó su determinacion, con el objeto de cubrir las Plazas en caso que los enemigos quieran hacer un movimiento sobre ellas, como para contener el desorden que se advierte en los Pueblos, y en el interia hostilizar al enemigo en quanto dependa de nuestras fuerzas El Marques de Campo-verde.

Resulta, por volacion de quatro contra tres, la salida del exército, exceptuando los energos Catalanes ó los que señale el Sr. General en Gefe, y lo firmaron, ménos el General D. José Miranda, que asistió profestando que no debia asistir por no ser de este exercito, y tratarse asuntos correspondientes á este. El Marques de Campo-verde. Juan Caro. José San Juan.—Agustin Garcia Carrasquedo. Manuel de Velasco. José Santa Cruz.—Pedro Sarafie.d.



ata FAAyAR AybERTTS

# NÚMERO 13

Gaerta de la Regenção de Espatia e Indian del justico 25 de julio do 1812.

#### mrafa

Hénico 36 de abril —Parte del trotonio coronel D. Bincip de Herrera, goberno er inter no de Menciova, al briga des D. Nemente fairede, comandante general de la provincia de Cambusia, actro de primira de D. Mignel Ridalgo y sus cómplicos.

et un ferba de 21 del corriente di parte & 🔻 🖹 del giar una manqua qua com la travar l'escre a y den serto disrum les truvan y vectacs de una prortacin robre el endrollo de las segus as y como afreci é 🚩 🖹 detaracio fuego que me bestore con notectas el 6-estre para elle, le vertibre phora, acreças na etm la «narthad que quatera que arrive techo liniman rusta parà alministr al ef mako do grassa orarrencias, que las más dominación del propia, porto-Balèdad 🔐 🖟 🖟 de coertegio en la tarrio antiò de ceta i lila di angulàni sulftado D. Ignario Francia. A 18 cale en de 742 midadan votorspon actorisman y vectore Levande de segundo al tentente D. Rafael del Valle, y de su-nattornes al attoria D. Juse Maria Leunga, tententa D. Antenta tertega, al de la antama crem D. Jene Mer a Grance na. 4 les afference D. S. colde Bulangdu, D. Jeon Maria Kleineres y D. Drego. Abeterrapor y que jefta de los palennan & D. Tan en his een admissier geleg de een uniden de eers pervioris, y al justicia de sun Bosenastera 🗦 Antonio Rivas y disponiondo la fasdisparent in the evidage from an order state professional state of the forest state of com ar dente con elses hanta granca en un pero más alta del pareto de Dajan, en don-le à las 12 del din mei leate remierren, ren le garda sotticias de que al militarianto della llegara aquel puesto el enemigia, pot un babby 1940 ngra, el basa cuvo como m'ento se percará para rer hiris. In foits maffuna doi 11, va rénéme de, arkid de reprise o con apartencias de un recibio tento obsegutore para conductrio à ome capital, guyo atino anticipadamento on había dado al general Ximónca.

Con tal diministrata y la de formur un batalla la mayor parte de la trupa, deno el cuma daglo á en rusaguard a un propuete de 20 humbres. E poto é la Vappaged a fide ted us on all process do 39 - compour us de camado hos, musiun eren p en Jon do 16 gotetag de l'escaten. Lieu netrept dan dis meeta en 1986 debien cores — A les B de la glafiaga er dio virta à in vanguarità rhemiga, que as componin de un fenise isserienacio, no tonionte e enaire anistadas de las tropas de oma necesaria, que habian emigrado al estecis insurprate. F valoritarios mutuamente ela receiar cora e y ma requieron la marché has In cloude to he lake to be by the species it on and incident on the follows an incident diction to gain after tectorion may remire to the parts a color has p quinte routed do 40 hombres con quienes an practici da nissud oceración desassiminabills y amarrandinisa pig- eest 30 do groupesto. Trod le 646-a rudolia un curlia con ungs in preu em nitado por - 2 é la bapolo va, en craro bustando armés pasu of melon & movering theres, concern media data, destinate thank-use expressionate ean averte de tros y projèn de un restantes. La este acton facran antista do banta, é curbon con l'un generalite, fraction e ctorigue que constan de la reteción n'im 1, y al legar en el que ventan Alienda, que en lituis genera-

Unimes, Timotem, empition general, detan y or bissoile Atlande tendentan angree, on the lattered give the risk inners in a objected top to a finance inflam antop reatopolities de transferres. Date fuege con a en poste o à l'acambe qui en burthade at anneys a qualificate alla meson, man to currente suffere au tropa, do engas duturegas tigo so a unito of him do a lugido. I berido de tedas sig Builed Artes to-quo obimerato por Lemburs avaresse de quese das dong par prior y sur recoudu parate es fings, ou ce en ese u fine quiere à en e. y å lun detrike i funrun innitrk må ha retaguned a. I erraba, ta de ockse så even H da go ged enn ka ene den die & baacheen wands ton par an according paip'rate Navagota hisritolis can les groods publicates & garoaus l'ago and largered to pay to district official and area or paid Primary, or but tall gué qui an rio terme y in verticaren sia remi encra. Descrie es er un princip findis in guintis de los performes, miorginates de quo cineta hacha enferenças a and 021 gen at avera 3 to 024 a besteen an de deport 4, which strang about every 4. toghandia e graphic da con comit de 200 hoa been. A qui quarto de hora da that had now a class y distribution of a man take to be upon to receive the employ to some full programments of the programment of the second contract of the second co formalism in engraedia in qui eterrado por I mer lo a agracio totica gue in acousted a on to attacement perceptadappents and so the acts forms. dispute insports by agendia is into the ettern in high to durate him attending high indimp. Intio ustar autron anara tan reason on im princeture on foga otiun y poss fing & possing againg afreig, empiglicals as option of the models as vertexain the construction of a challenger as the good of the construction of the engan de Agraphaera. Da thi attage in dec ve ten Elipopele la passe en c. & lan pentago a legislam to emili di transcria para inprovento te pen man in aposterno. de do la gett beta. A gun as energia at documento e i in. I receigior teas lea profession and refines of rides. It has principle to be backers out in cour 40 Hospita, y do consiguento tas ginzas do plata a ofinita que anducina en medio de las eserves e crimanas que 8 plo y 6 estas a argenteñas, consecues Aprilipide & did to de O On point profit parties god by Labores paid to the on tro-dution graphes garden at the terresponding above atentical de la prof especio de hombero que as pins-io esta poem en el cuno. F ex de los princis... has before from any a serious or pottern on the serious defen. I Tengro disciso 6 V. B. good is portha tirrada par al rum abrigate + 1 m ada is referre con circa al caran del energo retracio il Pedro bulgo o Carrocco, Viterius te corough !! Manon Parente quirons abrique au lieraren & las liuras do la éc etan. Inorum de austra utilizad para er al. tion a prote hour a fea reco. 9766 ear partides do procederado paros grandias do següe dad vicegos cabs luda y hop, bran d'aperture nerestrants en tutan enten aperte spen al engresa-fà tenimate coronel is Bandot trace do el talento militar que paren y fa act vidad ento 7 pairiotistico que la en encreteristico. En sel concepto on inc bestiante la nerión de l'impde e una estadero-a, que para un escucio dacom no primetro uten com quo distaliante, en ella m ouche bira en estecon dinario mon intropion producto priesembo y se arrojo tos icos ta the goods registe bade menos que que sas de la pareia los generaciones especiales gniogrius gno glorid, para sa destrocribo. Loto metico top ograciel norto ըրը անդարական գրգը ամքքուհան օքժեցումոր մա քարցափումոք ն և 🖯 - ը արժանի մա bužat teo afirtalno. Propis ji honoud a tortana que concordirent à la diritiu tag aptropagnación y dispositivo a baterio, que un trabajaba, para supuspor lus, y constigerando que testos delem cor prezistados, la tepidad de 🔪 ै lo

verticará con los que reflere la adjenta actuata núm 5-1), que fueros quintes pasteres en la mejor disposición à los tropas y punhio para que meta dissua el trans à incorprente y opo que les operana una detrimente del dominio y experenta que por más de 300 años tirms el legitimo y digun suon un del trans de Repuba puestro suspirado liey el 24. D. Formando \ 11 — Es numero de insurgueiro masertes su ignora hasia abora, purque habiendo hublo pue un serrar tor y maieras inmediatas al rampo de la acriso forces muertas à remas de ten indice y su un la pueblo dar con los sudáversa, pero un besen de 30 a 40 las que perocuran — Después de la acrista que tava de lo gravemente berido que questaña el enbección árias, me has dado partes de que ha terminado la encrera de un vida. Dias guardo à V. S. mushas años.—Monclova 26 de marso de 1811.—Herrors.»

Nom 1 Retartés de los intinidades aprehendidos en la devreta que padecteron les insurgentes en el parejo liame-to de Rejan el din 21 de marco de 1811, por las tropas del Rey de la provincia de Coahulia

Beispieres Fr Dernardo Condo franciscano. Fr Senguein da la Ouncop-

ción, carmelita. Fr. Pedro Bustamento, merconario

Obrigon. D Mignet Hidaign engenera istmo D Mariano Rallora, to nionte general. D. Francisco Cometo D. Sucono Sava. D. Just Maria balon.

do. D. Antonio Rule. D. Antonio Itelan, D. Ignarto Hidaigo.

berniares D Ignacio José Ai endo, genera intena. D Mariano Xirofana. espitan general D Juan de tolama, teniente general D Montrel Santa Maria, marinial D. Mariano Abarcia, marteral D. Stenias Zapata, marteoni. D. Francisco Lanzagoria, mortreal. D. Sievelo Valencia, director do in genieros. D. Manuel Igraeta socie, tatendonte de exércita con 23 de mest cto D Unofro Portogal, Frigadier, D. Joan limitieta Carrasco, brigadier, D. Juan Ignacio itan on, b. gadier. D. Just sanus Strin, curenet. D. Manust Chico coronat restrado. D. Pedro León, mayor de ptons. D. vicente midiarna, innicate corocal rettrado. D. J. of Mignal Arroya. D. Antanto Alvarus. Vega, airgenté mayor retirado D. Vicepte. Acesta airgente mayor D. Mariano Otragos tenimpte numicali D. José Maria Krighia. D. Carles Connés, coronal D José de los Angeles, textente D Mariano Hidaigo D Valentia Flormander a féreu. D. Ignaciu Chaves capitan honoraria. D. Jazé Antonio. haven allers he D Kamen Garces, id D Napus Garcin D Autonio Sieva D iteritataso Battera L. Jeaquin Ximénez D. Teodoro Chavell. Dun Francisco Pastor D. José Maris Const. D. Viconto Frias. 1. Podro Tabanda D. Juan Rebata. D. vobant an Gravio. D. Manuel Maria. Lanzagurta. He. D. José Maria Chico D. Cuta Montos Lie D. José Maria Lorona. D. Jasobo Armado tentento coronat. D. Luis Mako coronat. D. José Maria Segura, eaz gento mayor D. Francisco Mascarellas coronel D Lam Lara, teniente corowel.

Nom 2. Bazon de la artifleria tomada à los innovgentes en la decreta que pedecieron el 21 de marco de 1811.

Vointe y evatro nafionna do 6 4, 6 y 5 trontados, tren idom padruros dus-

Num i Barén de las moniciones y pertreches de guerra que es tomaron à les insurgentes:

Diez y oche teresco de balca, 70 apriordes para callón, 31 appones de púl

<sup>(1)</sup> No se bu recibido asia minuin.

vora; 5 carros, de los cuales están 2 forrados en hoja de lata, en que venían las municiones.

Núm. 4. Razón de algunos de los individuos que se aprehendieron en la derrota que padecieron los insurgentes en el paraje llamado de Bajan el día 21 de marso, los mismos que conduce el comandante general brigadier D. Nemesio Satcedo, el teniente coronel gobernador de la provincia de Texas D. Manuel Salcedo

Religiosos Fr. Carlos Medina, franciscano de la provincia de San Luis de Potosí. Fr. Bernardo Conde, de la propia orden de la provincia de San Pedro y S. Pablo de Mechoacan. Fr. Gregorio de la Concepción, carmelita. Fr. Pedro Bustamante, mercenario.

Clérigos. D. Miguel Hidalgo, exgeneralisimo. D. Mariano Ballera, teniente general retirado. D. Francisco Olmedo D. Nicolás Nava. D. Antonio

Rulz, D. Antonio Belan, D. Ignacio Hidalgo.

Seculares D. Ignacio José Allende, generalisimo. D. Mariano Ximénez, capitán general. D. Juan Aldama, teniente general. D. Pedro Arando, mariscal D. Manuel Santa María, mariscal D. Lanzagorta, mariscal. D. Vicente Valencia, director de ingenieros. D. Onofre Portugal, brigadier. D. Juan Bautista Carrasco, brigadier. D. José Santos Villa, coronel. D. Pedro León, mayor de plaza D. Ignacio Camargo, mariscal. D. Mariano Hidalgo. Don Agustín Marroquín. D. Mariano Abarolo, mariscal. D. Luis Mereles, coronel.





### APÉNDICE 18

Gunta de la Resenva de Espata i Indian del asbado 27 de julia de 1911

### Taraffa.

eVerme les Me cabe el honor de parar à noticia de V. E. al parte circumulancia de la brishade y gioriem acción para las armas de l. M. C. y nación espellolà, consego da de los encongue en la provincia de à lava, y cast à les pouries de la ciudad de bitoria el 16 de mayo de ente año, y en como sigue:

Habis conside todas min forems en la ciodad de Estelja el din 33 dul pressore can el desegn o de ductas el destino renveniente dempode de la accesa distana del Carragent en el din 17 de la que tenga ducta à 3. la dicorrespondiente parte.

A la autició de grae f 000 francisse deste las studedes de Pampiona y Todels, bablan become use designing to vente contra me pay distintes puntes, pur connto ina cancara na proporto cultado ini estancia en Eniella, seaté de standonaria, no mo properto no serior. Detti que par antagam mega coen ide Iranceses on decision y not divigit een hus ba'andonus priquero suguedo y terriro y inhalieria a urapar al portio de Cirhiag al 80 par la mañona 🙃 6. que permicié à cuarto borgi en fomà diferente ramba, porque est contrava á a le dre guids. La asto pueb a, q in as al primore do la provincia de Alaya, fut muchy ashester pur us a conditionten, que el mar ecal Museman deb a Begar à Morta, y navar à 1 rancia escultada de 0.000 haipbres. Quitm La vette commerca vata engel de cares fartas y ap gui distipling qui la tempta. A padar de la decantada de sem transfor. Des ortuga y podo con nigram indespués cion di impuedo 👫 i regario i rechaga maio va inete mi fado y digun do n ar dinnte co m i - 195-16 a (m f sligia) d'an hacis unfermo-paruna aridr miistor, que é tudo tranco le con ince é la calpuaña, po le permit é per esta rea tre items, a posar de grant e polo dematigação lamatigamente dispure mi maindin para el legrar de Micrath, de cius al de comerca mil teopa. A las fido la ter to del la liogna al puesto de Associa, danca hice alto hagia in ll de la ninca pot chanto band kapot da catapina do Viloria dos expadista a um donest erto per al enem to e a por e e conton at los possos de Jia. Les mil Intanto do os tras en , uecla aigrada ya pae da comaconeterio à dar parta al epopulgo do ast tránsico degra la fione à test o basa regueran penas. P på derlett per sivret und ma elek octo naprel ta, detrinede hat inconvententon qui in in co-n, del tenentia par las paol tais di porar de la vigi-ancià do lun jetra. La noidefatia que o i ocarcha ora mas trabajosa, poso también nick ingues. In a case of the property of the second party district materials and second property of the second property of the second party of th la cracava del 30 ti-gret al mounto que tiamas de Ariatean. Mendino entre Alaba y Cotty duras, y describe de holog recuperido el lerrena, animé al trepor linto: in on al captado irquisedo dol camino al primero y impundo en al there are y of versual to the coins because all its so queens the fit wents. Defile suprocete el cuerto harallon, y para ento la tonia discinada una arbiilista gue defen cubrer con al deseguio de mayemeder la retaguardia cuando la genores in proteins. A case & do in mosquip receits un anyerem de la inégadin du Stanzona & Vitor a, y do ao do vorinte an olia, ao me taria también a 2000 la mining y hitero rato do disposit à mily un grap convoy compuesta de dat

caches, on and de los cuains vants un general, y en al atro un corunal, un impiente caracet y des majeres, escoltado de 2 007 tefantes y fill desguera, que senducian 1 100 printentes ausanties berbas en diferentes puntos lite ajugte con esta noticia que me presencionada el consequent libertarios, day à comunir à mis compañeres de armée el lateres que tomo un su libertad, no a unas que en su sirvio. À les 6 de la mañera en dezó var la vanguardia ameniga, comp aceta de 10.3 tefantes y 20 mbalca, à la que duxê para atera pur no sistemar al reste de la tropa que venia. À data esquient força, y à coria distancia non prequeña partida compereta de 20 mbalcates y 12 catalica la que «guacamente para Linnabon mi alencido los principaros españoles, y no era utre mi ob etu que qu libertad, enta la apetona guán que la principa du tedes los enemiges.

Ast que cego el gruesa con les prinionarias convey du carrier y ano da Instruction mades recepts at forge at torons base on, is que specie ann at matar primar. Malando A nan 3 rri n considerable de encontras que for maban el contro. A retarbardia ventan 800 de estes que 150 miliarian y al give early an que so victor sin-earn few y lun enterior que si parecer le nempanahan beresu pertuta-amenis a Storia, gusta ian lua de In fauterig para uponicismus. L'atrolauto, les diverages cerra-tes del torce-ca, y la valuacia y trdof del primero y ergondo hatalido pelotas en la mayor con fusion y spum si enemigo. Deperto andito s unue e o gan so imbigan rapio gadu jngto si coppor. hai dadamo on fungo Pivimmo al retiguardo de nos purción de carron que ignationate unates das los co aes ima printona-துநாதை நக்கிறும் இடு நார் நாகர்கள் முற்ற இருந்த இது நார் முற்ற நேர்கள் நக்கிற குறையும் இரு haberes e-bade en tieren è la promera des èrgs, votaron en alsa de qui situr tad a top braiss do mis stil factor, or learn his certif cross georgical a suppress auto, fee tectan intentrum ee ten is en cui india en Abbanise po i navia de ruburp.e. y guppio no non gardent y agresa rejectorates des etras acualiza espresentes de júblico y abego a consta del maso viva reconsecucionale. La ma dir gi & recoment of cuche & poser dol terribio fingo dai enery, gu, intimé in rendicion à un que iban en di pers al curvesi latité y tanicule coronal francoun invocut is co-dis to deletable con ele activit que su les estes run gandando de uvelo el tente de caronel, y printo sen a hacido mastro e ma jures que sues que el fils entenier e, entrem de déglie de, empayon per 19dan parten al terror y la accreso di canco el compo do sorto de cadavoran, pure fiverum mán de 180 las enciar o que el 6 mila frigido. La infactoria, é pome de la resolucció de la encie ya grandico terreno y disputáncionelo á la haveneta se che anno è les carrie que c'up nian el convey quellando diplosion du projet farto de un la direncesen que vertis que el numbe dud gonoral y gatalica, deep so de la buida pre petada io detugià. Vit eta, tamarun una a 1 ira, drade la que a e la rei e ares humante rem à pesse da anto, no processa impedit que anio so indus ar seon no debes, apresando Engantes consideras. Sa tunieroù dir 🕪 bierzo 2:10 fengerenn gun, el neut 1g do igo di bio abiler o de la giaro. In de ka inco divince se beliur esda manetan y hierdia una porción de ellas y densegacios de casaltaras que tam" en habian oc pado 4 isia min lut q io hal an poind i 4 varguartia, y eng gutones so babboa tenti do forese perso, cidad barta has page an estalinas, y encerrados en este puedos por ens parto de un totactoria. L. cuar to batalido, que se eletante de bater abilaca. In tieras na marçha arquida por hatiarre un is preson, liego e ando estat-a futa decidida à un favor no dus è sta en targe de surpremier à lui prime francèese que goudgren. Mandé å op comendante que, å puter del centencio de ou jule je vulur oute en aye.

page addigate come of their mineral of the page page addition of their mineral page additions come of their mineral of their mineral page of their mineral

b) compon de Datalia promotobo o capileo más bisecoram, po on retan ab disease calones y bestein expansion do sin tropies meurica y conclus 4 con tenuevo ten has entintum en 13 al estado y hustantes enercia herbian presa tan 1.1 speciego ha perduce eron o renducta aponas de los 1 000 is fantes y 2004 mpitajan 400 mpiorah da Yitarah ka rang kuritada malahili kaburahantan han quadado a servia. Lexistas y prosidentes. Ontro las giscritis in gortan do fan frageisens, de kintig og erteriga gene fan de gogeriga i antañon jorganistigab al mornicus do la Francia. Lino ado Asiligena, fiato bombro crunt à han sun al est mageral D. Prancisco Maroriero, bais a macidado afost ar a ta sasida des transpriett & & DP director technic printipareur republiques qui par falta de alluminto de mediah segerir. Lan bido et general tronget det estado mavalgap weren to matte u andate of metor tore be entere burile y other magric. ignet einte ban bette was rien y Lexiden migroup afferhin. Han gub doto up got purier at exercel Lafite you this op at coche greterates being etenganin arguinn earg- atio y 100 aiddadun más. Fá hin caerió tíon tártús majores que passion à Princis. à quintes bo dado ichortad y tentedo con at distanti gan correta inco 6 du 1050. Incorda tengh causagua un ultio de parts after, cure yours the mentant do dragouse transact Mr. Substand de l'ese que en balta en filad-ed. La ausvet aprenado no doza de site de bas taute value. Luneuro en int prider value alon us de parta, y signate presichies de una ter bien una ruega de dianera de la restanta de las aproviertas do por apidados é tred de de la proporción que para esta es les presentable. machine no ann librarie de uro in han recog do machae mairine librari de eops derentes pure on de it-arte un egeran unas du vereidas qui ateas afes ten ban possion puis erins de buist cun dus enegas de fosilis Inservibles par olaren tarabien. De entise en firsem y olematinatina profen que tientada lam encent y can precede despute de Lucius merciales. Tudo esto no Migrous phes qui tante eus a la libertad que be dado à nuestem printoporum. Poedo em gu continue aton ma and analysis of the state of the continue of Mia politadina ann dia priminira yon areguran gunner man en litoriad y al boaur que par la telenca les lestalla, que tede el est y plata de que es bats eargado.

Todos unu aficiales y tenna han semplido con she deberte, semo de 90 del resultado de una acesco ten britancio (lo embargo has a gonce que parte la compara de la desta del contra del cont

gundo batallón D. Joaquín de Pablo, que se portó con la mayor bizarría en lo más vivo del ataque; también D. José Suesan y Garcia, paisano, natural de este reyno, por la invención de los mosquetes, los que por la segunda vez han hecho una operación excelente, matando en la primera descarga á más de 20 enemigos, y en la segunda, dispersando enteramente á una columna bastante numerosa, que se formaba en medio del camino: mi pérdida ha sido da poco momento, y á no haber calido gravemente herido el comandante interino del escuadrón de caballeria D. Pedro Bizarrón, que por su demasiado arrojo se netió en medio de los enemigos, podría reputaria por ninguna, pues apenas he tenido más que 3 muertos, 12 heridos y 3 caballos muertos. Massena, según me han informado, rabiaba de coraje en Vitoria; su presencia en esta ciudad no ha podico impedir el descalabro de los suyos.

La adjunta lista expresa los non bres de los oficiales prisioneros rescatados.—D. Lorenzo Ximénez, capitán de guardias Españolas; coronel Don Alonso Rivera, comandante de caballería del Infante; idem D. Juan de Morina, teniente coronel de artilleria, D. Fernando Garrido, comandante del noveno escuadrón de Castilla, jefe de partida; teniente coronel D. Domingo Pavía, del regimiento de León, infantería de línea, idem D. Atanasio Xi mênez, caballería de Cuenca; capitanes D. Juan Veguen, agregado a guardias Walonas, idem D. Jorge Vestel, tiradores de Cuenca, teniente D José Charron, infantería de León; (den. D. Juan Maroto, primero de Badajoz; idem D. Vicente S. Pedro, infanteria de Lobera, idem D Pedro Alvarez, infantería del Príncipe, idem D. Juan Varela, primero de Sevilla; subteniente D. Tomás Galanaga, de Cantabria; idem D. José Aguilar infantería de Lobera; idem D. Bautista Salbinach primero de Barcelona; idem D. Jacintó Miranda, infanteria de Lobera, ídem D. José Varela, ídem, ídem Don Juan Obregon, dragones de Sagunto, idem D. Francieco Blana, tiradores de Cuença, idem D. José Rodriguez, infanteria de Lobera, capellán.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Campo del honor de Navarra, 31 de mayo de 1811.—Espez y Mina»,

Томо х 36

### NÚMERO 14

On this as publice as distinct an illustration of the actor of pie do inspected, per distinct a distinct of the institution of the property of the institution of the property of the period of the property of the period of the period

his ages come in received all ansur are usons goe in a ofern and all tubre. dittiblies de l'a attice des partes es autonolos disti, despotancies de matte de Teregiona el general la Linu Lary, en escripción de Camposeccio al mando dal agreety contratto mantes in accorde on everyones les tropse fintagtoo to the precipitate pur more to pure but tertable in the apparence rate apparence. Hun, à disspirit e du cumps, de cuius inclus para que en dutera à cited exércita. Bi be and as It tearments transfer transfer against distince componing do does all reas substantors or parts all all a so gas area 113 povec-apting քանի հեմա հուց, նմած ման այլինատարինած գլուսային 9 գլույթը այինանած, քանաց գնո հայ rugigianian do Ascraiara, despubri do Namaneia, haupem appahasia, caspdores do Valencia y basseres do teranada. La titad passer a Aragão por la parts libre del pais é incorporario al primite e érciti que halleen. La catación do aquella centita fina mutica. Perfectacione la perceta del abunigo al erropat in princional para manimor es compose del para Porque and altagdo tan prosing i alteres tovo trates que bootr que gar-l'e de sila silmanan y incorem el conacto de arracteritas concenta y materi mislan para 🖘 Gatem & an exercito appaded. Councillating progress corrects of day 25 defuito dub calinarup da in detodo mas interestin por latta de custinuto. F sta un cunrio un outo para pagar à ten de opere de provent à stres gentes. Las provintation, come has emphasized in deputate par mana-triad in function la dominazioni divistriatiti, pomi dio tanta diria miroram gara, procumentiati d

are automated and through the day and automated and are the control and are the contro aptivita volcial parto do ao laores acipotens volciales di boora por Paradomis fraction do man fine torgramment parts ovitar for anomy que posteira ministrati mora go, ingel course too from farman 1 inco y lestrop mg apuse con. Para Change or any appropriate an of destricts do Las anno every de Areado, anno 900 but frommers do Burbastro y Burbas battan antesto absorvación sos mortimitthin y ar repulso part destrutur in nestiona dange ein marchae futilit and the contract of the contract and the contract of the contr cho. A press de tartas presserrinis, un pudo englitar al sur stassifo de codia quebe à la transfiscion de la a-dea de Laurea Ligheta , ma aplier pur gas finerag. Pore taution put supp gus of fuego prounds dot puntos y de tius siture que deminada el terreno por dundo egenho la cul-emps. Userta, himbles de antique foreste queria continuar in magina à todo seporen furbaddo dup el opera tro pora escuto la enturpoja, entro un otra el denordes y as la Puri parest in 4 no pele tangue se sa bioria y la denoncidada. Manuo pur eno, nua juleto y prestucas aprovectio apue de que es efermans un momento para militar da nitto apariado dupio, punitan é en grapo poduras eventem as form too do tree dam. Acordado ant de cum apto dom hombres, empresadio laciothe la foga. Le stureda fos principillade, no penasado pinguno mes que

en su propia salvación. A pesar de esc, al tercer día todos se encontraron en el punto indicado para su rennión, en lugar rodeado de bosque y 🛦 las faldas de una montaña. Apenas volvió á ponarse en marcha la columna, cuando se apresuraba á impedirle el paso del Gállego un cuerpo de mil infantes y trescientos caballos que mandaba el general polaco Ciopiski, Pero Gasca, para evitarlo, se trasladó rápidamente á Navarra. Y no pudiendo efectuar el paso del Ebro ein la cooperación de alguna partida, dirigió inmediatamente despachos à Mina pidiendole su indispensable ayuda. Durante tres dias permaneció en Eybar (Albar) esperando la respuesta, reuniéndosels tres destacamentos de caballeria de aquel distinguido cabecilla (condottiero), para darle auxilio y servirle de guia. El conocimiento del país la fué muy ventajoso, y con una marcha rápida é inesperada se dirigió. Gasca á uno de los vados de aquel río, cuyas aguas iban muy crecidas, por lo que la tropa se vió en en la necceldad de pararlo a nado. El paso, e n embargo, se verificó, y Gasca emprendió una marcha circular que duro desde las cuatro de la tarde hasta las oche de la mañana siguiente, para ponerse fuera del alcance de las guarniciones de *Tafalla, Caparroso y Tudela.* Haciéndose así menos inminente el peligro, el bien no menos grande, Gasca hacía marchas más cortas, y según los avisos que se procuraba respecto á los movimientos del enemigo, variaba la dirección en los suyos. Por tal modo transcurridas seis semanas de peligros y disgustos que son pocos los pueblos que pneden apportar, axcepto aquellos que se resuelven á combatir por el santo amor de la patria, se unieron los capañoles con el ejército de Murcia por el camino convergente de Guadalajara y Cuenca, habiendo perdido cuatro oficiales, cincuenta y tres soldados y doscientos trece caballos, de quienes la nisyor parte fué en la marcha nocturna camino de Luccia, cuando perdió la vista de la columna, muriendo varios de los caballos por el camino de la fatiga y el hambre 🤉

No cetá más explícito el parte oficial publicado en la Gacria de la Regencia del 15 de octubre, ni contiene más detalles. Concluye así. «Elevo á noticia de V. E. para la de S. A. el Consejo de Regencia, este acontecimiento, acaso el más singular que se notará en la historia de estas campañas».

Antes había tenido lugar la expedición del conde de Alacha, si no tan larga, no mesos gloriosa y felix

# INDICE DEL TOMO X

Páginas

CAPÍTULO PRIMERO, — Francho vir y los aprancesados. —
Fernando VII. — Su destino á Velençay. — Su llegada, — La vida
en Velençay — Napoleón y Talleyrand. — Proyectos de evación.
— El de Mailbrán, — El del Marqués de Ayerbe, — El de Kolli. —
La Reina de Etruria — Venganzas de Napoleón. — Consideraciones. — Los afrancesados — Sus razonamientos. — Testimonio de
la Gaceta de Madred. — Cómo se afrancesaba á las gentes. — Las
Justicias — El C.ero. — La Grandesa. — Tropas españolas del In
truso, — Resumen.

5 4 78

CAPÍTULO II.-FURRTES DE OSORO Y LA ALBURERA.-Situación del ejércite francés en Castilla.—La del aliado. Welligion se traviada á Elvas.—Su vuelta á Castilla —Resolución de Massena. Conducta de Beeslères.—El ejército francés de Portugal — Avanza subre la frontera.—Posición de Fuentes de Ofioro — Ejército combinado — Error de Massena. — Comienza la batalla en Fuentes de Offoro.—Cambio de plan.—Nueva situación.— Ataque de Poço Velho Nuevo campo de batalla.—Cargas de Montbrun — Bessières y la guardia imperial.—Hábit defensa de Wellington.—Segundo ataque de Fuentes de Oñoro.—Otra fecho ria de Bessières — Termina la hatalla. — Responsabilidades. — Bajas.—Evacuación de Almeida.—Reemplazo de Massepa.—La Albuhera. Alarmas de Soult. Preliminares del sitio de Badajos por los aliados.—Sitio y toma de Olivansa - Llegada de Wellington. Comienza el sitio de Badajos.—Ataque á San Cristòbal.—Se suspende el sitio.—El mando en jefe.—Abnegación de Castaños y Blake,--Avansan los franceses.-- El campo de batalla — Formación de las tropas.—Se presentan los franceses. La batalla - Ataque á la derecha española Cambia ésta de frente.—Cargan las divisiones Girard y Gasán.—Su fracaso, -- Acuden Soult y Gasán. -- Entra en acción la división Stewart.—Desestre de la brigada Colborne - Cargan los franceses por segunda vez.—Nuevo fracaso de las divisiones francesas y de su reserva.—Avance de los ingleses.—Retroceden los

PARTIES.

françeses.—Inneción de los aliados.—Bajas.—Conducta de los CAPÍTULO III.—Tarracora.—Estado de la Insurrección naciosal en Catalufia.--Intentona sobre Montjuich.-- Reconquista del Castillo de Figueras.—Disposiciones preventivas de Suchet. —Alarmas de Macdonald. — Resolución de Suchet. — Marcha sobre Tarragona —Preliminares del sitio. —Acción da Figueras. —Situación de Tarragona.—Estado de la ciudad y sua fuertes. -- Primerae operaciones del sitio. -- Balida del 18 de mayo. -- La Junta del Principado.—Su marcha el interior.—Continúan las operaciones del sitio.—Les de fuera de la place. Ateque del fuerte del Olivo.—Muerte del general Saime,—El sealto.—Consecuencias do la pérdida del Olivo.—Sale Campoverde de la plane.—El general Contreras. - Sochet vuelve 4 su primer plan. —Ataque del fuerte de Francoli. —Toma del fuerte. —Continúan. las obras.-Salidas de la plasa.-Ataque del primer frants.-El cesito de la Luneta.—Fetade de la guarnición.—Campovarde, Contreras y la Junta.—Nuevos trabajos de aproches.—Asalto del primer recinto,—Resolución de Contreras,—Causa de squel dematre -- Nueva intimación despreciada, -- Operaciones de Campoverde.—Sus Imprudencias con Contreras.—Pena del Talión.—Apurada situación de Tarragona.—La fuersa inglesa de Skerret.-Proyecto de evanión, -El ambto de la plana, -Noche espantosa.—Bajas.—Consideraciones sobre el sitio de Tarragona...... 183 4 334 CAPÍTULO IV.—Autanta — Disturbios en América.—Sublevación de Caracas.-Agentes franceses en los Estados Unidos.-Sublevación en Buenos Aires.—En nueva Granada,—En el Perú.—Acción de su virrey en Buence Aires.—Pronunciamiento de Chaquisson. En Chile. En Salta de Tucumán,—Batalla de Guaqui.—La de Sipesipe.—En Mélico,—El cura Hidaigo.—El general Venegas.— Acción de las Cruces.—Batalia de Aculco.— Reconquista de Guanajato. -- Término de la insurrección. -- En las Floridas. --Situación general á fines de 1811.-- Discusión sobre la representación americans en las Cortes.—Destierre de lus anteriores regentes.—Pretende la infanta Carlota la Reguncia. -- Es rechasada su protensión -- Gestiones de Inglaterra, --CAPITULO V.—Continúa el sitio de Badajos.—Nuevo plan de staque —Les sitiados.—Obras de sitio.—Salidas de la plass.—

Continúan las obras.—Se rompe el fuego.—Asalto del fuerte de San Cristóbal. -- Es rechazado. -- Otro asalto. -- Rechasado también.—Los ingleses levantan el sitio.—Consideraciones.—Socorro á la plaza.—El general Marmont.—Su marcha á Badajoz.— Situación crítica en la Peníneula —Posición de Lord Welling ton.—Los generales sue enemigos.—Los franceses se separan de Badajoz. Blake se dirige à Niebla.--Operaciones de los espafioles en Galicia y Asturias.—En Burgos y Navarra.—La hazana de Arlabán.—En Santander y Vizcaya.—En Rioja, Soria y Aragón. -En Cataluña. -Suchet gana el Monsorrat. -- La montaña y sus defensas. - El ataque - Fuga de los catalanes. - Establecimiento de los franceses en Monserrat -- Lacy y los catalance.—El castillo de Figueras.—Su rendición.—Toma Lacylas islas Medas — En Granada.—Acción de Zújar.—Plan de Soult —Ataque á la derecha española.—El del centro en Zújar.—Se retira el general Freire.—El Alcalde de Otivar.—Ballesteros en Ronda. -- Intentan los franceses la conquista de Tarifa - Esteri APENDICES.....



. mized by Google

n na n E year Nighberta

Ulgitized by Google

Ongiral from TARVARL) UNIVERSITY

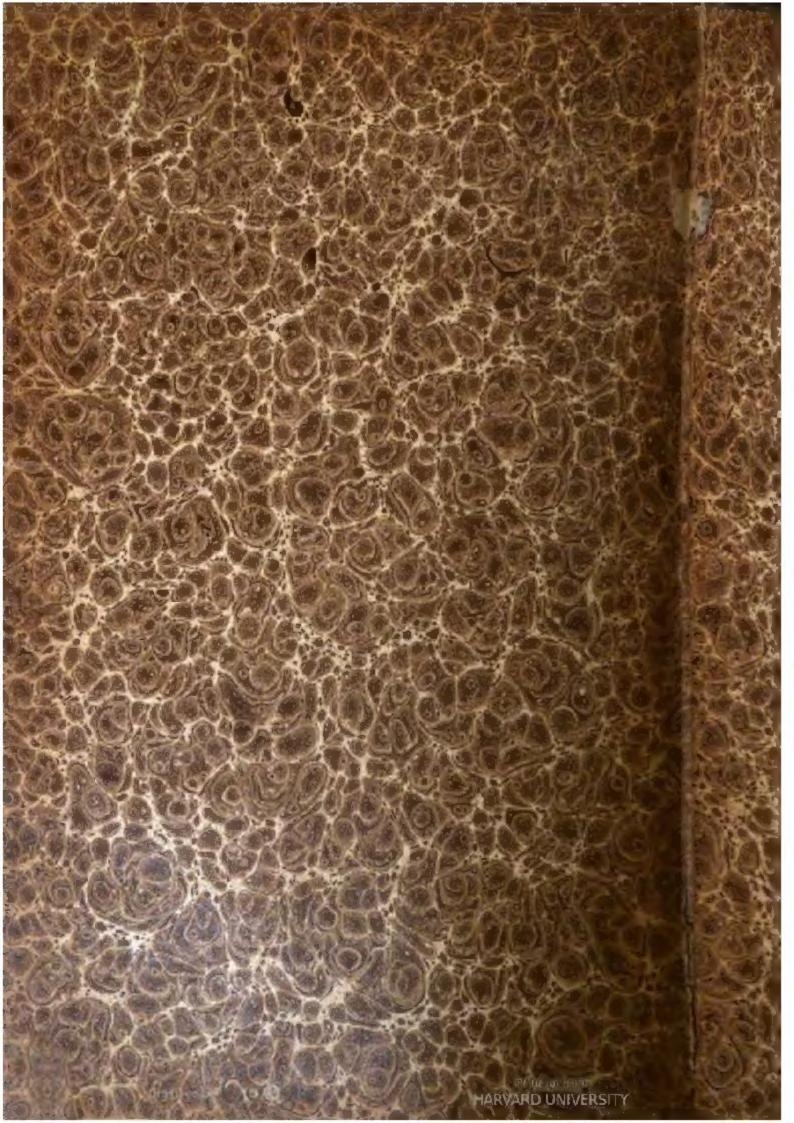

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below. A fine is incurred by retaining it beyond the specified time. Please return promptly.

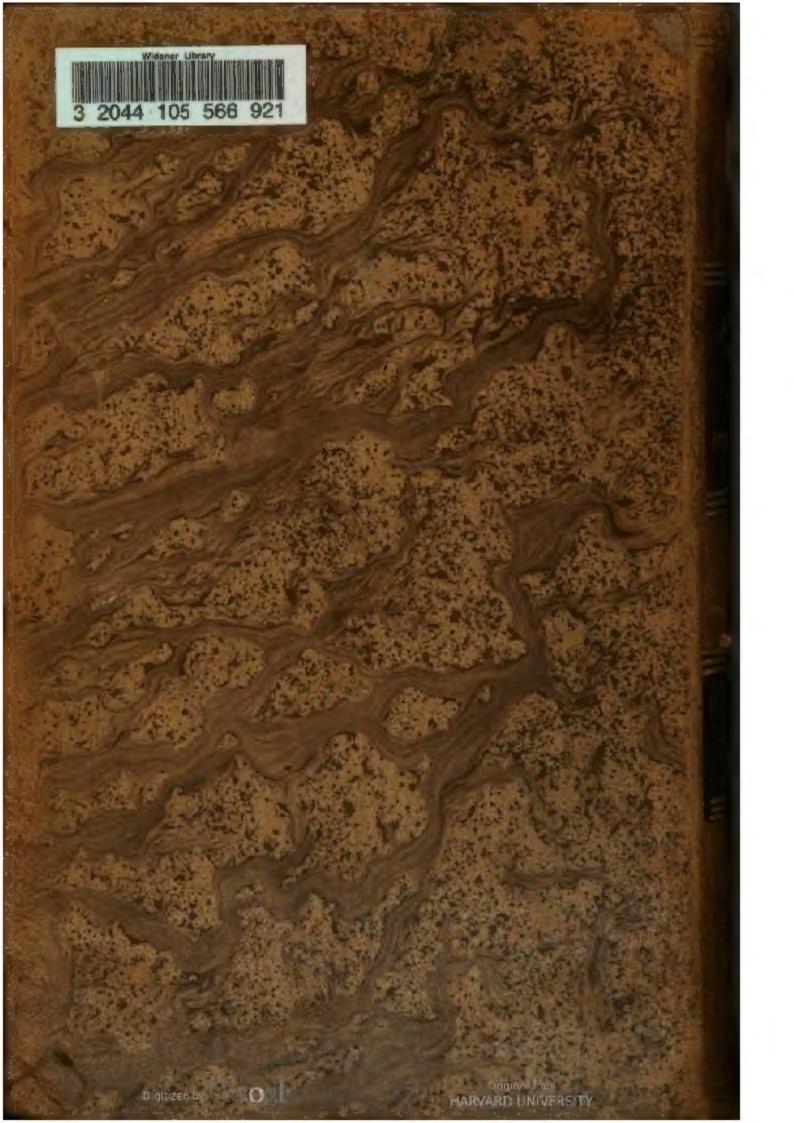